

# Library of



# Princeton University.

William Watson Smith
CLASS OF 1892
Memorial Fund



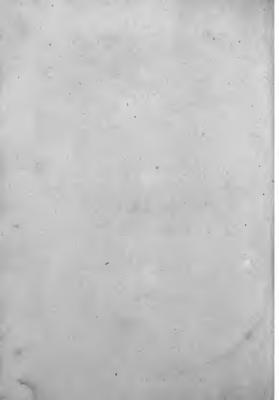



# APUNTES

SOBRE

# LOS PRINCIPALES SUCESOS QUE HAN INFLUIDO EN EL ESTADO ACTUAL

DE LA

AMERICA DEL SUD.

IMPRENTA DE FEROS. À CARGO DE PANTOJA, calle de la Aduana, n. º 17.

# **ZETHUSLS**

SOBRE

### LOS PRINCIPALES SUCESOS

QUE HAN INFLUIDO EN EL ACTUAL ESTADO

DE LA

### AMÉRICA DEL SUD.

Lor D. Tosé Manuel de Vadillo, Consejero honorario de Estado.

TERCERA EDICION,

corregida y aumentada.

### CÁDIZ.

LIBRERIA DE FEROS, CALLE DE S. FRANCISCO NÚMERO 51.

4836.

# (RECAP)

1351

# ÍNDICE.

### PARTE PRIMERA.

| D                                                |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| PROLOGO                                          | r.    |
| INTRODUCCION                                     | 3.    |
| CAPITULO I. El notorio valor de los espa-        |       |
| ñoles, que solo ha podido ponerse en duda        |       |
| por estrangeros ignorantes ó malignos, so-       |       |
| bresalió en la conquista de América              | 9.    |
| CAP. II. Si en la conquista de América sufrió    |       |
| el pais que los españoles conquistaron los ine-  |       |
| vitables desastres de toda guerra, ni el título  |       |
| para emprenderla, ni el modo de ejecutarla       |       |
| es mas censurable que generalmente lo han        |       |
| sido en todas las conquistas antiguas y mo-      |       |
| dernas de otras naciones, pudiendo además        |       |
| asegurarse que las resultas de ninguna otra      |       |
| han sido tan favorables al mundo todo            | 20.   |
| CAP. III. La envidia y la codicia de los estran- |       |
| geros son las que han ecsagerado las cruel-      |       |
| dades y la avaricia de los españoles en la       |       |
| conquista de América                             | 30.   |
| CAP. IV. Ventajas que la España debió sacar      |       |
| de la conquista de América, y causas de no       |       |
| haberlas obtenido, sin que el perjuicio que      |       |
| de estas causas se dejaba sentir en la penín-    |       |
| sula, fuese igualmente trascendental á sus co-   |       |
| To the                                           | 77.34 |

| II |
|----|

| GAP. V. ¿Los españoles fueron esterminadores                                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| de los indios?                                                                           | 43.    |
| CAP. VI. Conducta de los españoles comparada                                             |        |
| con la de los estrangeros respecto al comer-<br>cio γ esclavitud de los negros           |        |
| cio γ esclavitud de los negros                                                           | 66.    |
| CAP. VII. Legislacion y proceder de los españo-                                          |        |
| les con los indios.                                                                      | 81.    |
| CAP. VIII. Bienes que á la América produjo su                                            |        |
| conquista por los españoles, y reflecsiones so-                                          |        |
| bre el tiempo y forma en que ha tenido lu-                                               |        |
| gar la independencia de aquel continente, y                                              |        |
| sobre las consecuencias de ella                                                          | 109.   |
| CAP. IX. Tan necesario como es ya el recono-                                             |        |
| cimiento de la independencia del continente                                              |        |
| americano del Sud, tan importante es á la                                                |        |
| España la conservacion de las colonias que                                               |        |
| la restan. Ecsámen de la cuestion de si con-                                             |        |
| vienen ó no las colonias ultramarinas á las                                              |        |
| naciones europeas                                                                        | 460.   |
| GAP. X. ¿Es preciso el monopolio de comercio                                             |        |
| para sacar provecho de las colonias ultra-                                               |        |
| marinas/                                                                                 | 472.   |
| CAP. XI. Influjo particular de las colonias en                                           |        |
| la marina mercante y en la de guerra, que                                                |        |
| es parte esencial de la defensa, del poder y                                             |        |
| . riqueza de las naciones                                                                | 201.   |
| •                                                                                        |        |
| PARTE SEGUNDA.                                                                           |        |
| PRÓLOGO                                                                                  | 223.   |
| INTRODUCCION.                                                                            | 225.   |
| CAP. I. Hechos de los reinados de Cárlos III                                             |        |
|                                                                                          |        |
| y de Cárlos IV, con que se fue promoviendo<br>la revolucion del continente americano del |        |
| Sud.                                                                                     | 234.   |
| CAP. II. Hechos de los últimos años de Cárlos                                            | . 437. |
| Cari. 11. 11conos de 103 unimos anos de Carios                                           |        |

### [III]

| IV y de su hijo el principe de Asturias que                          |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| contribuyeron à lo mismo                                             | 250. |
| IV y de su hijo el principe de Asturias que contribuyeron à lo mismo |      |
| desde su advenimiento al trono hasta su regreso                      |      |
| à España, que notablemente la favorecieron.                          | 256. |
| CAP. IV. Vanas providencias tomadas para im-                         | 200. |
| CAP. IV. Vanas provinencias tomadas para im-                         | 0=0  |
| pedirla desde 1814 á 1820                                            | 276. |
| CAP. V. Aucsilio poderoso que se la dió desde                        |      |
| 1820 à 1823 por la conjuracion que en la                             |      |
| península queria restablecer el poder absoluto.                      | 295. |
| CAP. VI. La Santa Alianza y su material ins-                         |      |
| trumento la Francia, obligando la España á                           |      |
| una guerra de honor que ocupase toda su                              |      |
| atencion y todas sus fuerzas, apoyaron la                            |      |
| attention y todas sus juerzus, apojuron la                           | 345. |
| revolucion americana                                                 | 315. |
| GAP. VII. Para obligar la Espana à la guerra                         |      |
| impidieron la misma Santa Alianza y la Fran-                         |      |
| cia todo medio de transacion entre ellas y la                        |      |
| España                                                               | 322. |
| España                                                               |      |
| yectos de la Santa Alianza                                           | 335. |
| CAP. IX. Acuerdo del proceder del gobierno in-                       |      |
| glés y de la Santa Alianza durante el minis-                         |      |
| terio del citado Castlereagh                                         | 344. |
|                                                                      | 341. |
| CAP. X. Prosigue el mismo acuerdo despues de                         | MEG  |
| la muerte de aquel ministro                                          | 358. |
| CAP. XI. Conducta de los franceses en su invasion                    |      |
| de España                                                            | 381. |
| de España                                                            |      |
| gobierno inglés con el objeto de que abatida                         |      |
| la España fuese irremediable la independen-                          |      |
| cia del continente americano del Sud                                 | 405. |
| CONCLUSION.                                                          | 414. |
| APÉNDICE I.                                                          | 423. |
| APÉNDICE II                                                          | 157  |
|                                                                      |      |

# PRÓLOGO.

in the commercial in

uando mis Apuntes vieron la luz pública, nos hallabamos en Francia refugiados muchos españoles bajo aquel mismo gobierno que mayor causa habia sido de nuestra espatriacion. Si el deseo de poner en claro puntos históricos de suma entidad para vindicacion de los constitucionales españoles me arrebató á tomar la pluma, este arrebato no debia ser tan inconsiderado que nos espusiese á carecer del asilo que teniamos en nuestra desgracia. Mr. de Martignac, presidente entonces del Consejo de Ministros, podria muy bien aspirar á la fama de generoso en una acogida que tanto habia él influido para que la necesitasemos. Pero nunca se habria mostrado contento de que esta acogida prestase a nadie medios de rebatir de antemano los cuentos que el se disponia d imprimir sobre los sucesos de España en 1823, y que al cabo imprimió sin mas trabajo, en mucha parte, que copiar las groseras patrañas que á Miñano valieron tanto. para su condecoracion de la legion de honor. Era, pues, indispensable una reserva que nos salvase de la ira del gobierno como gobierno, y del principal funcionario suyo que ademas tenia intencion de ser escritor à su manera en un negocio de que yo trataba muy especialmente en mis Apuntes. Tal fué la razon de que, bien a pesar mio, ocultase mi nombre en ellos, y de que su primera edicion, que tuvo lugar por aquel tiempo, habiendo de hacerse clandestinamente en Francia y fecharse fuera de ella, saliese

tan desectuosa en la parte tipográfica. La segunda edicion, aunque sechada en Paris el año siguiente (1830), sue ejecutada en mi ausencia con la misma suerte de ti-

pograficamente incorrecta.

Cesado el motivo de mi forzado embozo, no hay ya por qué empeñarse en guardarlo. En esta tercera edicion he creido conveniente, aumentar los Apuntes y dividirlos en dos partes, de las cuales la primera, absolutamente nueva en ellos, de alguna idea de lo ocurrido en la América del Sud desde su conquista hasta los sucesos que habia tratado antes. Así creo presentar materiales que puedan ser de algun provecho para quien emprenda la historia completa de nuestras gloriosas adquisiciones en el continente americano del Sud y de la funesta perdida de ellas. De entre estos materiales no cabia omitir la indicacion de los que se versan sobre cuestiones relativas al honor y al interes de mi adorada patria, tam pérfidamente calumniada por muchos en aquel, como embestida en este. - h 6" 11 , 14 1 1 111

s''. Hambien habiendo ya puesto mi nombre en esta ediscion de los Apuntes, créome obligado á dar la razon de por qué dije en ellos, «que el cargo para el ministeria español de 6 de agosto des 1892», el cual ciertamente nocorrespondió á las grandes esprenizas que infundió «su nombramiento, seria en mi dictámen el no estar ya preparado para, la guerra cuando recibió las notas de la Santa Aliana, ó el no haberse preparado despues de ellas tan activamente como debiera»; y porque la segunda edicion de los Apuntes tuvo un apéndica con el estracto delas vidas de los ministros franceses de aquella época:

Probado, como me parecia que lo estaba en los Apuntes, que el ministerio español nunca tuvo terminos habiles para negociar transaciones, no quise esquivar la cuestion de si pudo y debió hacer algo mas de lo que hico para prepararse á la guerra. Pero esta cuestion no tenia oportuna cabida en los Apuntes, y yó intenté dejar llamada hácia ella la atencion, sentando que se trataba de materia en que el espresado gobierno debia ser oido antes de wenturar juicios sobre cuya fuese la culpa de lo sucedido en los ejércitos. Estensamente tengo tratado este asunto en su lugar correspondiente, donde previamente analizo cuales y de que genero fuesen las esperantes concebidas ó que se aparentaron concebir al nombramiento del ministario, y como este correspondió, y pudo ó no corresponder 
de ellas. Lisongéome de que cuando mi vindicacion del ministerio en el citado punto pendiente llegue á ser publirada, los lectores imparciales la encontrarán tan convinacente como parece que han encontrado la parte relativa de 
la imposibilidad de transigir, que es la que, segun el plan 
de mis Apuntes, han podido abrazar estos.

El estracto de las vidas de los ministros franceses de . 1822 y 33, ha tenido por objeto el que ellas puedan ser comparades con las de los ministros españoles de aquel tiempo. Los escritores á sueldo del ministerio francés entonces se empeñaron en denigrar tan socemente al ministerio español, que para otro juicio imparcial de hombres y hombres, conveniente es que se sepa quienes eram los que en Francia autorizaban ó promovian el chavacano y calumnioso vilipendio de los de España, los cuales en su pais no dejarán de ser moralmente conocidos, ó no podrán menos de serlo fictimente por cualquiera que guste adquirir noticias biográficas de ellos.

Al llegar aquí, terminada ya la reimpresion de mis Apuntes han venido casualmente á mis manos los históricocríticos para escribir la historia de España desde el año 1820 hasta 1823, que en Londres acaba de publicar el marqués de Miraflores, conde de Villapaterna, procer del Reino, enviado estraordinario y ministro plenipotenciario de S. M. C., la Reina, cerca de S. M. B. Leo la introduccion, y por ella y las noticias que yo tenia del autor, deduzco lo que encontraré en la obra relativamente à sucesos que me son muy conocidos, y cuya narracion tengo escrita con ánimo de imprimirla à su oportuno tiempo. Hojeo, sin embargo, los Apuntes histórico-críticos pasando ligeramente la vista por todo lo que no me fuese absolutamente personal. Mas al tocar en esto, no pude menos de detenerme en la mencion que de mi se hace à la pag. 156, ya designándome individualmente al referir mi nombramiento para

la Secretaria del Despacho de la Gubernacion de Ultramar, y ya calificando generalmente el proceder del ministerio todo à que perteneci, confrontándolo con el del que prócsimamente le habia antecedido.

En cuanto á lo primero se dice que yo era comerciante de Cádiz, y en cuanto á lo segundo, que fué horrible la persecucion, que al ministerio de julio de 1822 hizo sufrir el que le reemplazó, órgano miserable de la faccion que les entregó las riendas del gobierno. Prescindo de la censura que inmediatamente sigue de algunas operaciones del ministerio formado en 6 de agosto del propio año, porque para fijar la opinion sobre ellas será justo siquiera escuchar lo que relatará mi historia, que ciertamente diferirá bastante de la de Miñano, ast como de sus dos retoños ó hijuelas, la historia de Martignac, y los Apuntes histórico-críticos del marqués de Miraflores. Entre tanto por fortuna no dá gran recelo de seducion el mérito literario de estos, á pesar de la correccion que mano amiga hubo de hacer en el original del autor, ni lo dan tampoco los nuevos ilustres titulos de un hombre que hasta 1833 no habia sonado en la escena política sino por su asistencia al Consejo de Estado del rey José Bonaparte, y por su firma en cierto documento de 20 de junio de 1823, que el sabrá por que lo ha omitido en la coleccion inmensa de los que ha egregado á su obra, y muchos de los cuales son posteriores à aquella fecha.

Pasando, pues, ahora todo esto por alto, vuelos solamente á deteneme en lo que á la pag \$12 se dice sobre la imprevision del Ministerio que había dirigido la transicion política, desatendiendo las proposiciones que se le hicieron para evitar la guerra, segun victorisisamente lo demostró el señor Falcó en la sesion de \$4 de mayo de 1833. Si yo hubiese teido los Apuntes histórico-críticos antes de concluida la reimpresión de los mios, habria en ellos rebatido este cargo, que me parecia imposible que cupiera hacerse, y que en mi concepto no es dado hacer sino ignorando los hechos que yobe referido comprobados hasta la evidencia, o queriendo por fines particulares resistirse á la fuerza de esta evidencia. Si al cabo aun por cualquiera de estos dos motions se emitiesen las opiniones que se quisiese sin ofender á las personas que mantuvieron opiniones contrarias, cada cual podria buenamente quedar en las suyas cuando una discusion racional no produjese convencimiento de parte d parte. Mas empezar una cuestion resolviéndola desde luego ex-catedra, lastimando el crédito de unos sugetos para en contraste y á espensas de ellos reulzar á otros, esto ni es propio de hombres de bien y sensatos, ni debe tolerarlo el que no teniendo por qué cullar, se encuentre tan inicuamente agraviado. Por tanto ya que en mis Apuntes no tenga colocacion la respuesta al marqués de Miraflores por la causal alegada, dedicaré á ella un apéndice, donde invirtiendo el orden de las dos espresadas acusaciones, porque así me parece corresponder mejor al de mis Apuntes, analizaré el valor de los argumentos del señor Falcó y del marqués de Miraflores sobre la imprevision del ministerio que dirigió la transicion política, y manifestaré cual fué la horrible persecucion que este ministerio hizo sufrir al que reemplazó.

Poco importa que el señor marqués de Miraflores así como no quiso omitir las importantes noticias de que Benicio Navarro era de una familia infeliz del Grao, y Gasco de un miserable lugar de la Alcarria, así tambien me llame á mí comerciante, aunque jamás he seguido la profesion mercantil, y aunque parezca que al esacto rectificador de cuanto hasta ahora se ha escrito sobre los acontecimientos de España desde 1807 á 1824 no debiera serle desconocida mi larga carrera pública durante ellos, en la que nunca se me vió al lado de estrangeros invasores, ni rendir homenage á sus hechuras, ni encumbrarme por la vía de la lisonja ó de la mordacidad. Para haber yo prestado constantemente á mi patria los débiles servicios que estuvieron á mi alcance, y haber padecido mucho por ellos, es indiferente que yo fuese comerciante ó abogado. Ambas profesiones son igualmente honrosas, cuando igualmente son honrados los que se dedican á ellas: y ciertamente oun en los pueblos antiguos, donde no habia la igualdad legal tle condiciones sociales que essiste en los pueblos civilicados modernos, solia atenderse mas é la rectitud que al nacimiento é ejercicio de los individuos. No era el perteneera é la clase de publicanos lo que é estos había traide su desconcepto en Roma, pues que el mismo Ciceron, que algúnas veces tanto los vituperaba, aseguró en otra ocasion que entre ellos se hallaba ta flor de los caballeras romanos, el ornamento de la ciudad, el apoyo de la república y los altos oficios del tribunado y de la censura. Lo único que, lo mismo entre los romanos que entre nosciros, podria aparecer estremadamente irrisorio, sería que uno, cuya familia debiese su reciente origen à publicanos, tuviese la oanidad de pretender sobresair entre antiguas familias nobilisimas, y desdeñara aliarse à mercaderes ó fabrie-cantes, recomendados por su industria y probidiad.

# PARTE PRIMERA.

### INTRODUCCION.

Don Francisco Zavala en el prólogo de su Ensayo histórico de las revoluciones de Méjico desde 1808 hasta 1831, impreso en Paris en 1831, juzgó de mis Apuntes que aunque escritos por el amor de la verdad con observaciones muy juiciosas y notas históricas del mayor interes podria, sin embargo, decirse de ellos lo que Cervantes decia de su Galatea, que nada concluian, porque tal vez en realidad no fué el ánimo del autor desempeñar el título de su opúsculo.»

En unos meros Apuntes sobre los principales sucesos que influyeron en el actual estado de la América del Sud, ignoro yo cual fuese mi obligacion de deducir conclusiones. Lo que yo quise probar, fué, que los gobiernos absolutos, y no los constitucionales de España, eran los verdaderos autores de la subita emancipacion de la América del Sud, y de los males que por esta subita emancipacion se habian seguido á la metrópoli y á las colonias, Si esta tesis se halla efectivamente probada en los Apuntes, no sé como dejará tambien de estar desempeñado el título de mi opúsculo, cualquiera que fuese el otro objeto que con él estuviese enlazado.

Podrán impugnarse cuanto se guste mis pruebas, y si la impugnacion fuere convincente, lo que se demostra-, ria, era que yo me habia equivocado, y que por lo tanto habia desempeñado mal mi empresa. Por el contrario, si,

como pienso, la exactitud de los hechos que refiero no admitiese solida impugnacion, yo habré dado pruebas concluyentes en favor de mi tesis, que era lo único que me incumbia ejecutar. En todo caso munca me parece, que el dichete de Cervantes puede ser aplicado á mi opúsculo sino á trompozelas.

Añade el Sr. Zavala en su citado prólogo, que en medio de la timidez con que declaro mis deseos y opiniones acerca de la independencia del continente Americano del Sud, se descubre siempre un liberal español, un rutinero constitucionat, esto es, un hombre que hubiera deseado que todos los bienes que recibiesen las Américas viniesen de manos de sus Córtes, de las de España quiso sin duda decir. No comprendo cual sea la timidez de que habla el Sr. Zavala, y que en ningun sentido juzgo aereditada por mi libro, ni que es lo que sea un constitucional rutinero, habiendo durado mui poco el sistema constitucional, y siendo las rutinas hábitos adquiridos por rancias prácticas. En lo demas acepto mui satisfecho la calificación de liberal español, codicioso, si pudiese ser, de que no solo las Américas, sino el mundo todo reci-Biesen de las Cortes españolas cuantos bienes fuesen imaginables. Qué corona, qué lauro mejor podria apetecer la España, que el de que no hubiese gente alguna en el orbe, que dejara de encontrarse ligada á ella por los nobles vinculos del agradecimiento?

No obstante, en la presente órbita por donde entre los pueblos eivilizados debemos contemplar que hoy giran sus relaciones políticas y mercantiles, ni cabia realizar este deseo, ni tampoco ha debido por lo mismo caber el confundir mis deseos con mis opiniones acerca de la independencia del continente americano del Sud. Mis deseos, como patriota español, eran que la mencionada independencia, que yo ereia perjudicial á mi patria, se relardase lo mas que fuera posible; mis opiniones eran, que iqui siendo de presumir, que jamas hubiese lubrido nadie que creyese, que el oasfo continente de la América del Sud habia de estar eternamente dependiente de la España... el rhomento de la separacion habia de legar precisamente, y

munta podia estar ya muy lejos. Para que esta procsima separacion, de cuya necesidad, y de cuya imposibilidad de evitarla no cabia que dejara de convencerse aun todo ilustrado patriota español, fuese ejecutada de la manera mas reciprocamente ventajosa que fuese dable en el interes de la metrópoli y de las colonias, yo estimaba oportuno atender, á si convenia que por algun tiempo durase todavia la union, ecsaminando previamente, si de suyo estaban ó no dispuestas ya las colonias para la emancipacion en el tiempo que se intentó, y para la forma de gobiernos republinos que escogieron. Estas opiniones, como igualmente mis deseos se leen harto esplicitos en mi opúsculo sin timidez de ningun género, á menos de que se llame timidez la prudencia con que me parecia, que antes de tomarse resoluciones decisivas de la suerte de naciones enteras y de muchos millones de almas, debieran reflecsionarse y discutirse los principios fundamentales de que para ellas ha de partirse..

Aquellos á quienes tardaban los minutos de verse repentinamente convertidos en generales, embajadores, ministros, presidentes de repúblicas, libertadores ó dictadores, y aun emperadores, y aquellos otros á quienes no menos tardaban los minutos de echar su garra sobre las minas de plata y oro, por cuya posesion tanto declama-Dan contra la avaricia de los españoles, y contra la ignorancia que estos tenian de lo que fuesen las riquezas verdaderas, se coligaron fácilmente para instar sobre la urgencia de la emancipacion del continente americano del Sud. Natural era que el patriota americano concurriese con el especulador estrangero en desear acelerarla. Pero el verdadero patriota americano no debió concurrir con el especulador estrangero en que este aceleramiento fuese nociva precipitacion. El especulador estrangero ansiaba únicamente por que de cualquiera manera se le abriese el camino de penetrar hasta el seno de la tierra que esconde los metales preciosos; la multitud de companías y de empresarios que velozmente han corrido, en especial de Inglaterra, á este objeto, lo muestran evidentemente. Si tales compañías y empresarios hasta ahora han focado frecuentemente amargos desengaños de su avaricia, el tiempo podrá tal vez indemnizarlos mas adelante, y si no los indemnizase, toda la pérdida consistirá en el dinero mal gastado. El verdadero patriota americano debió considerar, que una prematura emancipacion, ó una desacertada eleccion de gobierno iba á acarrear sobre su pais desastres irreparables. ¿ Cómo se resarcirán jamas la sangre derramada por las facciones y sus ominosas consecuencias, que no sabemos hasta donde podrán ser todavía llevadas por la anarquía que desola al continente americano del Sud desde su alzamiento contra la metrópoli?

Tampoco debió nunca concurrir el patriota americano con el especulador estrangero en apoyar la urgencia
de la emánicipacion de su país en injurias y dicterios contra la dominación española, la cual algunos aseguraban
que no podía subsistir ni un momento siquiera, sin que
este momento siguiese produciendo los incalculables dafios que suponian esperimentados constantemente desde la
conquistá. En huen hora el especulador estrangero calcubase esclusivamente su interes pecuniario sobre la ruina
de la dominacion española en el continente americano, y
pará realizar sus calculos se vahiese, segun costumbre, de
zoda especie de medios (1). Mas al patriota americano

Miller sirvió en el ejército ingles desde 1.º de enero de 1811 hasta la paz de 1815, hallándose en muchas acciones de las de aquel ejército en la puninsula-Callándonos los grados que obtuvo durante este servicio, nos de-

i (1) Con el especulador mercantil estrangero debe ar identificado todo aventarero, que en revoluciones de ctora paíse y a bauera de caulquier manera el estral que en su patria no encontró pura répidas fortunas y ascensos de trodo género. El ingles Miller, que en menos de sicte años pasó de misple paísmo de produce de como en com

no podia ocultarse, que si se reputaba capaz de gobernar un Estado, tal capacidad no la debia sino á la dominacion española, así como á esta dominacion debia el one su pais pudiese ser contado y figurar entre los Estados cultos. Algo mas abajo tendremos ocasion de volver sobre la fuerza de este argumento. Entretanto ¿ á quien no se presentará desde luego, como el estremo ridículo á que cabe ser llevado el pedantismo, la necia furia de los criollos en maldecir de los españoles? O los criollos se contemplan descendientes y casta legítima de españoles, y entonces todo cuanto mal digan de estos se comprendera en la parábola de la rama ó del miembro que se revuelve contra su tronco, de quien tienen el ser, y con el que forman un todo indivisible; ó se contemplan descendientes y casta legítima de los indios ó de los negros africanos,

la humildemente adivinar la ingratitud de su Gobierno, que no hubo de recompensarle debidamente; cosa que aparere mas de bulto en el partido á que en los años de 1816 y 17 recursió Miller asociándose á una cosa de comercio francesa; en lo cual sin duda la sucrte hubo tambien de serle ingrata, mediante à que despues de un pequeñ : ensayo abandonó la intención de ade-lantar su fortuna por aquel medio. Al fin convirtiendo sus éjos al continente Americano hubo de apindarse

de el, y se decidió por el río de la Plata, puesto que pocos o ringunos in-gleses antimos de gloria nilitar habian man hado d aquel pois, por ci-ya razon Mr. Miller to prefirió d la Colombia, comada de aveniveros de todas especies. Al circto procuró pertrecherse bies , dedicando algunos meses al estudio de aquellos conocimientos militares de que carecia. los cuales no podian ser otros (por que en algunos meses no podian adquirirse otros) que los que bestasen à perfeccionar los conocimientos ya grangendos en sus anteriores cumpañas. Sin embargo de todo esto á la llegada de Miller á Buenos Aires su decision bamboleò entre el servicio militar y el comercio, porque aunque el interiormente permanecia firme en su primera resolucion de alistorse en la causa de la libertod, no podia resolverse à dar una negativa à proposiciones ventajosas de maturaleza lucrativa que se le hubian he ho, a proposiciones ventajonas un anteriacea tuerentiva que se te notam no no, 9 que tanto liningadam sus intereses. De esta penasa lucha interiac, eti que es digno de comprision lo que su systible alma podeveria, le secó, no el em-pleo de capitam efectivo que le confirieron al mes de entregada su solicinad, sino el consejo de una señora inglesa, d las 38 horas del cual ya Miller se puso en camino despidiendose antes afertuosamente (como era regular afuer y en guisa de buen paladin) de la señora, de su marido (Mr. Mackinlay) y de su numerosa familia, de quienes habia recibido las mayores atenciones diwante su permanencia en Buenos Aires. Solo ha faltado á Mr. Miller contarnos la parte que su voluntad tuvo en

concurrir à las espediciones liberticidas inglesas de 1814 contra Washington, Baltimore v la Nueva Orleans, y si miró esta concurrencia suva tambien comopremarativo, ó como si dijesemos para hacer boca antes de alistarse en la causa. y entonces sus tiros deben tener por blanco la bárbarie de aquella situacion de sus padres, que no supo mantenerse contra el impetu de la civilizacion, ó que no supo resistir al desco de hacer guerras por la avaricia infame de vender esclavos. Nuoca empero en buen sentido comun aun las maldiciones de los criollos que no quieren pasar por progenie española, serán oportunamente dirrigidas contra aquellos, que habiéndolos sacado de la bárbarie de sus padres, los trageron al camino de progressos intelectuales, para que en los ucesivo ni pudiesen ser supeditados como sus ascendientes los indios, ni menpa vendidos á vil precio como sus ascendientes los negros africanos.

Si las reflecsiones imparciales del abate Nuix sobre la conducta de los españoles en América fueseu un libro

de la libertad, poque si su voluntal bubicee concerrido igualmente en ambos alisamientos, clon poliniu proferenso lo nismo que nos probravare aquello alistantientos de otros ingleses en 1832 pera Portugal bió las Landenss de D. Miguel, esto es, como lisa y llanamente lo re-pomíticon los alistados, que á cilos al lambre y la paga los conducia à servir à quien quiera sin diferencia de caugo, y à pelera contra tollo el que se les puises delante.

No per la que lleva clicho y dire de cuastrors us Monorira se ha tomado Miller el Londuloso, adan de aluminarsone sobre noticis de au viño de sus haestaja en el Perú, se crea que este fué el objeto precipuo de ellas. Otro,mas encumbrado todavis, y al mismo tienupo mas modesto de a pate en la absi indicación de el, percibirá todo aquel que refresione que respecto de la compario del compario de la compario del la compari

cionor un pueblo indio. Toin. 2. cap 26.

A itat de tuta estalecion nabié debré sorprenderse de que Miller, aunque fisé à tomar parte en la lucha pura la independencia de las naciones, sistemente llean de amor à la libertad, y con un carácter de alustus destineres, se dignasa necepar veinte unil duros, como perse que le correspondia del millon concelido por el lato Peria al egerciio libertador, y las sis l'egua de lago y cuttro de ancho del terreno que le reglatoro sobre el rio Bernejo.

en el Tuenman, Memorias citadas. Tom. 2. cap. 35, 30 y 33.

Prevengo que de las referilas Memorias, que mas bien podrán titularse

Prevengo que de las referitas Amenorias, que mas port portar un una vertido para relozar con unicalisabilidadas y pesamentas algunas pocas hechos veriduleres, lo que tenço á la vista e la traducción capadola de Londres en 1899. Y espero que mis lestores me distimient el que yo etic como Mumorias vertinas por el General Guillermo Miller, las que se dicen escritas y publicadas por la bernano Joan Miller.

de moda, yo me abstendria de algunas de las observaciones que voy á hacer. Pero cuando no solo de la generalidad de estrangeros, sino de la mayoria de españoles es ignorada hasta la ecsistencia del referido libro, y cuando aun los que de unos y de otros la sahen, son por lo comun mas arrastrados del prestigio de filantrópicas esclamaciones, que del justo análisis de los hechos genuinos, no me parece superfluo el restablecer estos en su verdadero punto de vista, ya que posteriormente á Nuix se ha procurado tanto obscurecerlos por turbiones de imposturas. Un informe reservado que dos ilustres españoles elevaron á su gobierno sobre las cosas de América, y que últimamente ha sido publicado en Londres con gran boato, me hace creer necesaria mi tarea, y por lo mismo que en dieho informe se supone tan apoyada la censura del proceder español en América, y sobre este apoyo se pretende sustentar la justicia de las diatribas estrangeras, que han plagiado los criollos, yo renuncio á la autoridad de los testimonios de aquellos compatricios mios, á quienes fundada ó infundadamente se tacha de inverídicos, y voy solamente à ecsaminar el valor de los festos literales del informe reservado; y el valor real de lo que los estrangeros han escrito sobre la conducta de los españoles en América.

### CAPÍTULO I.

El notorio valor de los españoles, que solo ha podído ponerse en duda por estrangeros ignorantes ó malignos, sobresalio en la conquista de América.

Pocos son los estrangeros quell'de nuestras cosas tienen nociones esactas, y muy pocos son aun los escritores suyos que tienen bastante conocimiento de nuestra lengua. Incuestionable me parece, por la esperiencia que he adquirido, que hay muchos menos ingleses y franceses que del idioma español sepan lo que del idioma inglese y fran-

ces saben muchos españoles. No quiere esto decir, que en Inglaterra ó Francia dejen de estar las ciencias y las artes mucho mas adelantadas que en España, pero si quiere decir que semejante adelantamiento no impide los gravisimos errores en que incurren los ingleses y franceses al tratar de las cosas nuestras, que ni conocen prácticamente, ni pueden aprender por los libros nuestros originales que no entienden. Señaladas escepciones de ello pueden ciertamente alegarse, siendo digno de advertirse, que no se citará una sola de estas escepciones, de escritores ingleses ó franceses profundamente instruidos de nuestras cosas, donde falten muchos testimonios honrosos á la nacion española. Al reves la raza espúrea de charlatanes y arlequines. literarios, que á la sombra de la bien merecida fama de sabiduría de la Inglaterra ó de la Francia intentan osadamente ladearse con sus sabios para traficar mercenariamente en la venta de folletos, sin mas estudio que el de enjaretar hojas y dislates, nos zahiere con el vilipendio correspondiente à su mentecatez y garrulidad.

«La Francia se pinta sola en el mundo, ha dicho un periódico frances, para hacer libros con ideas ó sin ideas (2). " Ella, puede asimismo jagregarse, se pinta no menos sola para escribir viages à todos los rincones del. orbe, sin que el viagero se haya to:nado la incomodidad de salir del rincon de su aposento, ni mas fatigas que oir alguno que diga que ha estado en el pais que se describe, supliendo lo demas un mapa y una intaginación viva, fecunda ó delirante. La controversia que acaba de estarse debatiendo entre Mr. Douville y la Trimestre Revista estrangera de Londres sobre si efectivamente hizo ó no Mr. Douville el viage al Congo que publicó con gran aparato ¿ con cuantos otros viageros franceses no podria entablarse? Respecto á los viageros ingleses no hay ordinariamente que tildarlos de igual poltronería, porque en realidad los ingleses son aficionados á peregrinar, y peregrinan romancescamente mucho. Pero sin hablar mas que de algunos de estos peregrinos modernos, á quienes parece que debiera dárseles gran

<sup>(2)</sup> El Novelista de 22 de Octubre de 1832.

asenso por su personal residencia en los paises de que tratan, y por los lujosos mapas y estampas de que adornan sus obras, vemos que unos acaban de resucitar en lo interior del Africa los antiguos Numidas, que á sus petos, corazas, picas y morrioues á la Romana, y á la actitud belicosa de su inmenso ejército unen la actual industria Europea en sus fábricas de porcelana, y de otras esquisitas manufacturas (1); vemos otros que nada encontraron tan sucio en el mundo, como las entradas de las easas de Cádiz hasta llegar á los primeros apartamentos de ellas; esceptuando únicamente las de los ricos, guardadas perpetuamente por un gallego á la puerta (2); vemos oros que la comparta (2); vemos por un gallego á la puerta (2); vemos contratos de contratos que persona de contratos que contratos de contratos que c

Relacion del viage que en 1821 hicieron d lo interior de Africa por Tunez el mayor Derham, y el Teniente Clapperton de órden del ministro Barthurst.

<sup>(2)</sup> William Jacob. viages en el Sud de España, durante seis meses de los años 1809 y 1810. Mas recientemente apareció Eurique D. Inglis, que en sn Es-paña en 1830 uos dá peregrinas noticias de ella. El que por dieha obra quiera ver un rasgo del fanatismo religioso que en todo se descubre en España, sepa que los vinateros de Jerez han señalado el dia 9 de Setiembre para juzgar á la uva en estado de ser llevada al lagar, por que dicho dia es la vispera de la fiesta de la Innaculada Concepcion. El que quiera enterorse de que en España nada es tan dificil de obtener como la leche, que no se encuentra sino en las grandes ciudades, sept que por esta razon Inglis no pudo desde Sevilla hasta. Orthuela tomar su té con leche á la moda inglesa. El que quiera asombrarso justamente del daño sufrido por el comercio espiñol con la independencia de sus colonias, sepa que antes de ella se vendia el aceite desde 80 d 100 pesos duros la arroba y despues solamente de 20 d 26. El que quiera reirse con usos raros y estravagantes, sepa que las señoras de Cadiz tienen, á poco de pasada la Cuaresma, el de meterse ellas ó sus hijas, donde los hai, en la cama fingiéndose enfermas, para recibir allí sus visitas, y hacer ostentacion de sus magnificos lechos y adorno de sus aposentos. Y el que quiera admirarse del ingenio de un estrangero, lea las diferentes travesuras que Inglis discurrió pora hacer su transito de Madrid à Sevilla, reconociendo todo el terreno sin escaparse un ápice de sus investigaciones. Pero al leer esto, quiem Dios que el lector no tro-piece con alguno de los compañeros que Inglis llevó en la Dilligencia, dont ué embandado durante todo el referido tránsito. Si con esta y otras semejantes paparruehas se hulsiese contentado Inglis, sus dos tomos no pasarian de ser de aquellos libros que ocupan bien su puesto entre la nausenbunda poliantea de insulsas vaciedades y desatinos. Mas de otro carácter peor se revisten cuando para ensalzir la delicia que los ingleses sienten en la modestia de sus mugeres, dice Miller que generalmente en Espiña, y particularmente en Cádiz no se da valor alguno á tal virtud. ¿Cómo pudo imponerso de ello un hombre que recorrió en pocos meses la sola earretera de España, entrando por Iran y saliendo por Figueras, y que en Cádiz unicamente p rmaneció tres ó cuatro dies? Sobre los escandalos del tocador de las señoras de esta última ciudad que le refirió una inglesa, en prueba de no ser oro todo lo que relucia, Inglis se preca-

mos en fin, otros que plantaron coposos árboles en peũascos ó arenales donde ni aun casi se habia notado, ó no era posible vegetacion (1).

Cuando tantos esclarecidos Ingleses, que en España hicieron brillantemente la guerra contra Napoleon, no observaron en los españoles sino el distinguido valor que en todo tiempo los habia hecho célebres, y la constancia y el patriotismo mas acendrado, hétenos aquí á los Sres. Napier, Southey, Londondery y algunos otros de esta laya, que no palparon entre los españoles sino cobardia é indolencia. Yo supongo desde luego que tales Sres. no pudieron encontrarse en el combate naval de la Roche-la de 1371, ni en la completa derrota de la espedicion de White en 1588, ni en la tentativa del Conde de Leste contra Cádiz en 1625, ni entre los que en 1630 quisieron oponerse al almirante Federico de Toledo, ni en la posterior invasion de Penn y Venables en 1655 contra la isla de Sto. Domingo, ni en la guerra de sucesion al trono de España, donde los ingleses despues de las mas magnificas promesas de libertad á los españoles, y de las protestas mas solemnes de desinteres en la lucha no acaba-

diccion con la hipocresia que procura solaparlas.

(1) Tomas Steel sobre los acontecimientos de España en 1823.

vió, temiendo que fiace celamnia emanda de rivalidod. ¿Ý no mercela içual presuccion siquera, el contenido de la nota que dice estisir en su poder realativa á estandado de mayor entidid? Si como parece probable en las ennas amitades que lugli, casi del todo ignostate del catellano como me conta erfo, esta por la misma señora inglesa, otro coepecion pudo este tener mas conferme à la fementil modestia. ¿Y que habrira dicho de sus prisanas esta señora, si as habiene hallado en la cotre de Jonge IV, ó se habies eldicado à um coleccion de las crine. com de que tunto abaudan los perfalcios ingleses, in endarezo que auyo tenor ciertamente retrue mucho; ó de los casos con de que tunto abaudan los perfalcios ingleses, in endarezo que suyo tenor ciertamente retrue mucho; ó de los casos co que ventida con una sega al caello la mager por el marido, se va este large à como er cua la muer ventida y con el amante y compendor de ella en celebridad de la transcion del dominio; ¿Que habira dicho de la comproscion que le courrió à estre ingles dominio; ¿Que habira dicho de la comproscion que le courrió à este ingles intripe puede dave la mano con el de las ledites mas duchas sen el? Wolianasson, vendencem de la India Oriental, tom. 2. piga, §455.

Xo no se lo que hubiera dicho: lo que erro que debió decir es, que si el clima, y la maha educacion que siempre es efecto de los malos gobierns, no son bastantes para disculpara ciertas acciones innocarles, mucho meuos deberán estas ser disculpadas cuando proceden de sórdido interes, ó estan en contradicción con la hiorografia que mocura soburtos.

ron sino por huir vergonzosamente, así como desde luego babian huido de Cádiz y Barcelona los almirantes Ormond y Rook, reteniendo sin embargo todo aquello de que furtivamente pudieron apoderarse, y abandonando á sus fieles aliados los portugueses (1); así como tampoco en la guerra contra Napoleon faltaban ingleses que hablasen con elojio del proyecto, que en el gobierno suponian, de apoderarse de algunas posesiones españolas, aun cuando fuese del modo mismo con que se apoderó de Gibraltar y Menorca á principios del siglo pasado, que fué por via de conquista bajo máscara de amistad, modo el mas indecente á los ojos de todo hombre imparcial (2). Para lo que en todo evento saltase, el gobierno inglés, á quien se fustró el conato de guarnecer á Ceuta y Cádiz, no dejó de enarbolar su pabellon en la isla de la Madera, y de guarnecerla á pretesto de seguridad con motivo de la ida de la familia real de Portugal al Brasil.

Mas suponiendo que los caballeros citados no pudiesea hallarse en tales espediciones, ni en las de los almirantes Haddock y Vernon y de los comodoros Draper y Magnamara contra Cádiz, Cataluña, Mallorca, Barcelona, Cartagena de Iadias, la Gomera, costa de Honduras, Filipinas y Buenos Aires hácia mediados del último siglo, han podido si encontrarse en las que á fines de él y principios del corriente tuvieron lugar en la Luisiana y Pan-

(2) Pasley, ensayo sobre la politica militar è instituciones del imperio britànico, impreso en 1811.

<sup>(1)</sup> Habiemdo sido la España un pueblo independiente quei partido ne pudo escre de esta guerra, deste que en cella llegó à quedar nole contra Portagal, lo casi durb hata dos años despars de la par de 17:3 entre la inglaterra y la Francia? Pero la España tenia que ir remoleda pos la Francia, para que Felipe V fuere rey á tola costa, del mismo modo que el Portagal lhá à remolega de la Inglaterra, para que esta hucras á costa de los ascrisicios de aquel. La Inglaterra que tantos promesa de libertad había hecho a los aspañoles para que entadiesen al Archibaque; al Portagal para que pelesse en su favor, se las había hecho en el tratado de 17:63, de que su territorio seria sumentado con las planas de Bañajas, Allacaparegar y Melenti de día por la perte de Gallein. Carájes ahora lo que la España y el Portugal sexuan espectivamente de dicha querra, con lo que de ella seci la Inglaterra, y van los pueblos lo que pecilen fir de promesa de estrançeros, y aun no sé si sádad, pretipalmente de promesas de golderion inglate.

zacola 6 en las que intentaron los ingleses contra Sta. Cruz de Tenerife, Puerto Rico, Coruña y Buenos Aires, donde pocos bisoños milicianos españoles disiparon como bandadas de palomas á numerosas y aguerridas tropas británicas, las cuales verian allí si á los españoles faltaban valor y decision (1).

Donde ciertamente no se encontrarian los mencionados caballeros, porque no se encontró inglés alguno, fué en el general pronunciamiento de todas las provincias de la nacion española contra las formidables buestes de Napoleon en 1808. ¿ Qué inglés hubo en Madrid el 2 de Mayo, cuando aquel heroico pueblo, contrariado por su gobierno mismo, y entregado á merced de mas de 409 franceses se arrojó á hostilizar á estos, no obstante que ni aun estaba ducho en la estrategia de barricadas. ¡Qué inglés hubo en la batalla de Bailen, primer descalabro de los ejércitos de Napoleon, donde 159 hombres y dos generales que habian contribuido mucho á dictar la ley al mundo, bajaron las armas y se rindieron prisioneros á los reclutas de Andalucia, con que se acababan de completar algunos regimientos, ó de formar enteramente de nuevo otros? Sin esta batalla que quitó el prestigio de invencibles á los soldados de Napoleon, y fué el sólido fundamento de toda esperanza de derribar su poder : ; qué hubieran hecho los ingleses en España, ó mas bien, cuando los ingleses hubieran puesto en ella otro pie que aquel

<sup>(1)</sup> Si atendemos á que un cindralon de las provincias del rio de la PI-t escribia à un agente ingles en 1821, que no los años prócisimemente anteriores à 181 dichas provincias no temieron exponerse à pasar bajo tina dominacion estrançara, por solir de la que entences tenian, motivo presce que hay de congeturar, que los atoques de los ingless sobre Montevideo y Baenos-Avres en 1860 y 1867 se hallaron fivorceidos por aligna conjuncieni eriolida. Mas claramente nos lo decubre el inçles Miller, habilandonos de las propuestas del eclesiatico Zullungo y otros individuos de mucha consideración è influencia, hechas secretamente al general Whitelok, sobre que syudase al pubble de de Gran-Heraton, accurle à los ofrecimientos de los generales Beresferd y Auchmuy, y en conformidad à la delaración del ministerio ingles en 1797 à la América espribalo, intendend o sur naturales a declarara su independencia, y prometimalo tode clare de auxillos. Memorias del general Miller al servicio de la república del Periz Tom. 1, cop. 3.

que nunca estuviese muy distante del ancla de sus barcos. como hicieron en Quiberon, Valcheren y la Coruña? ? qué ingleses hubo en Valencia cuando Moncey fué rechazado, 6 durante los dos memorables sitios de Zaragoza? ; qué inglés hubo no solo en la inimitable defensa de Gerona, sino en toda la campaña de Cataluña, donde fueron á completar sus laureles de Bailen los cuerpos de reclutas de Granada? ¿ Qué inglés hubo no ya precisamente en tantas guerrillas como barrieron de enemigos el suelo español, sino aun en el verdadero ejército que llegó á formar Mina en la raya de Francia, rodeado siempre y perseguido de franceses, en el centro mismo de los cuales tuvo que buscarse los recursos de que en abundancia tienen ordinariamente que hallarse provistas desde Inglaterra las falanges inglesas si algo ha de obtenerse de ellas? ¿ qué inglés hubo en la portentosa insurreccion de Galicia despues de la precipitada fuga de Moore, que con los compasados movimientos de su táctica mazorral no parecia sino oponer un estorbo al ardor marcial, que en solos sus desnudos pechos acreditaron luego los bizarros naturales de aquella provincia? En que habria venido á parar Lord Wellington sino en seguir el ejemplo de sir John Moore, si D. Julian Sanchez y otra multitud de partidas de denodados castellanos no hubiesen sido la verdadera línea de fuerza de Torres-Vedras, interceptando los comboyes y disminuyendo continuamente el ejército frances que habia encerrado á los ingleses. Ni que trofeos habria acaso obtenido en Francia el mismo Lord Wellington, si el general Freire con solos los españoles de su mando no le hubiese abierto el camino con el brillante triunfo del 31 de Agosto de 1813?

Todo esto, y lo infinito, que de hechos notorios de igual especie podria allegarse, no quita el que en realidad el aucsilio de los ingleses fuese útil à los españoles. Pero únicamente de fatuo podrá acreditarse todo aquel, que creyere que semejante aucsilio pudiera valer de algo sin que maravillosas hazañas de los españoles, que en todas partes fueron los que llevaron el peso de la guerra peninsular, le proporcionase la ocasion de ser útil. Unicamente de fatuo, repito, podrá acreditarse todo aquel, que

negándose á la evidencia de los hechos, provoca ademas con embustes jactanciosos rivalidades nacionales, agenas de la ilustración de nuestra época. Y no seremos de ello acusados los que solo cumplimos un deber sagrado, vindicando á nuestra patria de las calumnias de sus sandios detractores. Motivo mayor de crítica debe aun recaer sobre estos, si obrando todavía mas por el interes de un partido, que por ridicula vanagloria nacional, no se propusices en denigrar á la España, sino incensar al idolo del partido, ante quien acaso pretenden ver prosternada la Inglaterra misma y el orbe todo.

De naturaleza era preciso que mudaran los españoles de 1808, si aunque nacidos en el mismo suelo y clima que sus mayores, hubiesen desdecido en valor de lo que estos siempre fueron (1). Afortunadamente el brio de su conducta en las 31 hatallas, 354 acciones de guerra,

<sup>(1)</sup> Desde la mas remota antigüedad vemos ya por Aristóteles, el honor que los espiñoles tributaban à sus guerreros, pues que levantaban columnas à los que morian en batallas. De polit. lib. 7. cap. 8. Hasta que se dió el mando al segundo Scipion, dice un testigo ocular, ni babia soldado alguno, ul oficiales bastantes que quisieran alistarse en Roma para la guerra de España, euando se encontraban de sobra para ir à lidiar con otras naciones; prueba del miedo que á los españoles habian cobrado los romanos. Polib. legat. 41. La Espaffa que diera à Auihal sus mejores soldados y el modelo de su espada à los romanos mismos, fué por confesion de Tito Livio, el primer pueblo acometido y al altimo sojuggalo pre los remenos en el contiente Europeo Mist. 16. 18. Aparar de los grandes disservisjas em age la Egypti sociaro est guerra, la hiez durar ecrea de 200 años, y al fuego de Segunto se encendió la mas gravo y luctuoss tempetad que jumas amenica à la ciadad eterna. Flor optione 16b - 3. Cearr, que en otras partes muno disputó sino la polma de la victoria, en Lepaña tavo que pelen efectadirado su propa viala, la cual un habria perdido luego á monos de los conjurados, si para evitado hubiese querido locer usa de sa guerrida escojido esprilola. Apian. Alejand. Ilb. 2. de las guerras cériles, y Suetonio, eda de Cesar. Todavia en tiempos posteriores imprenado Domiciano no habia cesado el espanto de los romenos a la guesta de España, como lo denota el horrida vitanda est Hispania. Juven. sat. 12. Y que luego ta España nunca perdió su crédito de marcial y valirate, si los hechos notorios auténticamente consignados en la historia no lo comprobasen lisito para los espresados historiadores ingleses, oigan á lo menos á otros ingleses contemportaneos suyos, de los enales, quos no hallanon medio mejor 'e ponderar el arrojo de los árabes conquistadores de medio mundo, que diciendo que algunos de sus primeros triunfos habian sido obtenidos sobre una de los mas valientes meiones le Europe, eurl co la España; y otros queriendo tambien ponderar la sereni lad con que arrostraban la muerte algunos purblos africanos, acuden al proverbio que se aplicaba à los españoles, con quienes los comparen en ello;

85 sitios y defensas de plazas, que sin contar los frecuentes choques con guerrillas y con el paisanage de los pueblos, tuvieron lugar en España contra los franceses imperiales en los seis años de 108 á 1814 (1), desmentirá eterna é irrecusablemente à los que finjan, que los españoles del siglo diez y nueve fueron diferentes de aquellos que por dos siglos estuvieron combatiendo á los romanos, por ocho siglos á los belicosos árabes, y en seguida no se supieron adquirir menos renombre por sus tercios de infantería, que eran el terror y la admiracion de Europa (2), que por sus prodigiosas conquistas en América. Hernan Cortés en el nuevo mundo fué digno émulo de aquel Gonzalo de Córdoba, en cuyo epíteto de gran Capitan no han usado de hipérbole, alguna los españoles (3), y de aquet Fernando Alvarez de Toledo, que al viejo mundo ofrecieron modelos de caudillos militares, cuales acaso nunca se han visto iguales (4).

prodiga gens anima, et properare facillima mortem: Lawrence, hist. natural del hombre, cop. 8. y viage de Guillerom Bittin and Africa, cop. 14. Citemos los estrançeros resoluciones mas atrevidas que 1 s. de Bernar. Cortés quemando sus naves à tama distancia de todo socorro; de Nosco Nudre, Hevando las surves à traves de las mostaños desde el mas Athántico al Pacífico, de de Juan de Ultos, que con un padudo de espriolor se y via de vando á lastilas de Tholen y de Schoawen para apodemase de cllas, desbantaudo ejércitos y escuadoras bolandeza.

(1) Historis de la guerra de Eupsta contra Napoleon Benaparre, escritar y publicale ne 1818 por la seccion del estado mayor menapada de la historia nufitara. De todos estas hechos de armas, aquellos en que les ingle-ses tomoron alguna parte, que sa golderion de neptados acrevientos de distinciones homorificas, y 1809. In Broton, Escentes de Olinor y Allmera en 1811, ciudad Bodrigo, Bodrigo, Yes Bodrigo, Yes Bodrigo, Yes Bodrigo, Yes Bodrigo, Porticos y S. Cebestian en 1813.

thtez y Tolosa en 1814.

<sup>(2)</sup> Palal res formales del abate Baynal; que no em muy amigo de los expañoles, de quiteus decia que mos pertenerên al Africa que és la Europa. Historia de los establecimientos de los europeos en los indica; lib. 19 sec. 4; Hubos un tiempo, dice cont finence, en que la Europa en mas gourres que comerciante: entontees la Europa en la Europa en Tama gourres que comerciante: entontees la Europa en la Europa en Tama de Jona de J

<sup>(3)</sup> Vease la introduccion de Robertson à la historia de Cárlos V. seccion 3.

<sup>(4) ¡</sup>Qué hombre aquel estraordinario Duque de Alba, que habiendo hocho la guerra por espacio de 60 años, jamás fué vencido ni sorprendido, ni siquiera

A los grandes adelantamientos del general saber de la España cuando fué descubierta la América, y al ser ella entonces una de las mas sobresalientes potencias de Europa en valor, ciencia y disciplina militar, es á lo que atribuye Robertson la conquista, que fué efecto de las referidas ventajas, que tanto sirvieron á los españoles contra los indios (1). Mientras mas quiera ecsagerarse la inmensa poblacion de la América y sus progresos en la civilizacion al tiempo de la conquista, segun intentan algunos para ajar á los españoles, á quienes suponen destructores de uno y otro, mas resaltarán las proezas con que poquísimos hombres sometieron aquellos que se dicen grandes y florecientes imperios. La superioridad que á los españoles daban, ora las armas de fuego, ora los caballos con que se presentaron en América, puede prestar muy bien materia á los poetas para fas fábulas de que los que solo se creian hijos de hombres no se atrevieron á sostener luchas tenaces contra los que reputaban dioses ó se-

prevenido de sus enemigos! esclama absorto Raynal en su historia del Statuderato de Ilolanda. Opionelle los mismos defectos de despota y cruel que á Hernan Cortés. Pero la escusa del primero paede hallarse en lo que Raynal halló la del segundo; á saber, que tales defectos eran del tiempo y no de la pervona, en el fondo de cuya alma resplandecian una virtud y heroismo que ni Cesar probablemente habria tenido en idénticas circunstancias de época. Citada hist. ultramarina lib. 6. sec. 12. Puede ademas hallarse en la complecsion peculiar de los guerreros, cuyo oficio no es blando y cariñoso, y puede sobre todo hallarse en la necesidad de obedecer les instrucciones de los gobiernos y de cooperar à sus planes. Si del despotismo y crueldades de los grandes adalides de todos tiempos y naciones se hubiese de tener cuenta para erigirles ó no estatuas, mucho trabajo se habrian aborrado los escultores anteriores y posteriores al Duque de Alba y Hernan Cortés, y dicho se está que en semejantes despotismo y crueldades no la influido siempre el estimulo del fanatismo religioso, que es la menos indecorosa disculpa que tienen. Los que en naciones vecinas ó lejanas de la España consugran apoteosis á sus guerreros, parece que para prestir homenage al mérito de los talentos militares que ilustran las armas de su pois, prescinden mas que los españoles, de los desastres que ellos han podido ocasionar en otros paises agentos. ¿No es preciso que lo lagan asi aun ahora ultimamente los franceses con Bonaparte, y los ingleses con aquel Nelson que habiendose ya distinguido por una perfidia en Génova, todavia añadió otra ma-yor en Nápoles el año de 1799, impidiendo la egecución del tratado del Cardenal Rufo con los republicanos; tratado que en vano quiso tambien el rey mismo que se cumpliese, porque Nelson dispuso que se castigase severamente á los absueltos por la capitulacion? Botta, historia de Italia desde 1789 à 1814, tom. 3. lib. 18.

<sup>(1)</sup> Historias de América y de Carlos V. lib. 3.

midioses; mas siempre será pueril subterfugio para rebaiar el mérito intrínseco que tuvieron la empresa y hazañas de los españoles. Pudo verdaderamente dicha superioridad influir en que á los primeros encuentros huyesen los indios despavoridos; pero y cuando los indios esperimentaron que no obstante tal superioridad los españoles eran hombres mortales como ellos, ¿ qué razon habia para que la muchedumbre no acabase con los pocos, que ademas de fatigados de una navegacion entonces larga y penosa, tenian que entrar tambien peleando desde luego contra la diferencia del clima, y contra los infinitos recursos que á los habitantes del pais suministraba el perfecto conocimiento de él? Pues que los españoles eran puramente hombres mortales, supiéronlo presto los indios. Supiéronlo los de Sto. Domingo, cuando asesinaron á los españoles que Colon en su primer viage dejó en la isla, se apoderaron de sus armas, y destruyeron el fortin que los guarecia. Por haber hecho el ensavo práctico en las personas de Salcedo y de Sotomayor, sabíanlo ya los de Puerto Rico cuando se sublevaron contra el gobernador Juan Ponce de Leon. Supiéronlo los de la costa de Cartagena que mataron á Juan de Cosa y demas intrépidos compañeros de Alonso de Ojeda. Supiéronlo los del Darien desde que acabaron con 180 hombres de la espedicion de Francisco Becerra, bien provista de artillería. Sabíanlo ya los mejicanos cuando confiados en el buen écsito de su insurreccion contra Alvarado, fueron á estrellarse contra la bravura v habilidad de Cortés en el Valle de Otumba, Mejor lo sabian todavía los peruanos viendo á sus mismos conquistadores matarse unos á otros, y cuyo célebre asedio de la ciudad del Cuzco, defendida unicamente por 170 soldados de Juan y de Gonzalo Pizarro duró 9 meses, comenzando los sitiadores por asesinar á los españoles que cogieron esparcidos y á quienes tomaron las armas de fuego, que los indios habian ya aprendido á manejar; los sitiadores componian, segun se dice, nada menos que todas las fuerzas del imperio reunidas á la voz de su inca.

Si desvanecido tan en breve el prestigio de la superioridad que por sus armas y caballos pudo al principio

asistir á los españoles, vemos á estos, sin embargo, proseguir victoriosos siempre de todo género de obstáculos para establecerse y dominar en tan vastas y lejanas regiones: ¿ quien habrá con cerebro sano, que aun cuando no lo relatase la historia, deje de concebir que para ello fué indispensable una larguísima série de hechos de eminente valor y constancia á toda prueba? Los españoles seguramente abultaron estos hechos como todo conquistador abulta los suyos, lo cual sin poder borrar el fondo real de denuedo que en ellos hubo, ha contribuido empero no poco á dar márgen á ciertas acusaciones que vamos á ecsaminar. Las acusaciones son de ferocidad en la conducta de los españoles, que no asentaron su dominacion en América sino sobre el esterminio de los indígenas de ella; y de que esta ferocidad era tanto mas culpable, cuanto no puede mirarse sino usurpacion en todo lo que carece de justo título para adquirirse.

#### CAPÍTULO II.

Si en la conquista de la América sufrió el país que los españoles conquistaron los inevitables desastres de toda guerra, ni el título para emprenderla, ni el modo de ejecutarla es mas censurable que generalmente lo han sido en todas las conquistas antiguas y modernas de otrus naciones, pudiendo ademas asegurarse que las resultas de ninguna otra han sido tan facorables al mundo todo.

No seré yo quien jamás emprenda la apología de otras guerras que las inevitables para la defensa propia, ni de otras conquistas que las que aseguren buenos y correspondientes límites naturales, ó intereses muy preciosos, sin los cuales quede espuesta la defensa propia. No seré yo por lo tanto, quien me agregue al voto de algunos filósofos modernos, que con su liberalismo filantropico pueden componer el preconizar las guerras como medios de comunicación, que en última resultado contribuyen siempre

4 los progresos de la civilización (1), ó como empresas 4 que á veces debe apelares sin otro objeto que el de la gloria militar (2 1. Si yo perteneciese á esta escuela, la conquista de América, tan gloriosa á las armas españolas, aunque acaso solo funesta entonces á los verdaderos intereses de la España, se me ofreceria desde luego sobradamente justificada con las ventajas intelectuales, mercantiles y sociales que en general ha producido al mundo todo. Mas no perteneciendo yo á dicha escuela, tampoco debo buscar la justificación de la conquista de la América en el resultado, sino en el motivo de ella.

En un siglo, doude la inquisicion, que la Francia inoeuló á la España, para con las llamas y el cuclillo convertir infieles nacionales, acababa de suceder á aquellas
cruzadas europeas, que del mismo modo querian reducir
infieles en paises lejanos, ¿ qué estraño es que la España
aunque opuesta á la inquisicion, y poco participante del
furor de las cruzadas, cedicse en fin al ejemplo de pretender catequizar con las armas en la mano? ¿ qué estraño es, que aneja á esta pretension estimase la de radicar su imperio sobre los infieles convertidos, cuando los
eruzados europeos la habian dado tambien el ejemplo, no
ya únicamente de querer vadicar su imperio sobre los paises arrancados al estandarte de la media luna, sino aun
de usurpar alevosamente la corona á los mismos príncipes
cristianos?

Los que en disculpa de las cruzadas apelan al fanatismo de los tiempos, y al provechoso écsito que ellas tuvieron en la civilización de Europa por el comercio de Oriente que trageron, no podran cierto prescindir del modo horrible con que generalmente se condujeron los cruzados, y particularmente los de la cuarta cruzada, cuando en vez de dirigirse á la Palestina, se encaminaron á Constantinopla, para destronar á los dos individuos de una familia que se disputaban la diadema, y colocarla en la

Lerminier, lecciones de la filosofia del derecho.
 Discursos del general Lamarque en las sesiones de la camara de diputados de Francia los das 15 de Encro y 26 de Febrero de 1831.

eabeza de Baduino, conde de Flandes, conduciéndose de una manera que puede decirse habre dejado atras á Atila, á Omar y á Gengiscan. Oigamos al docto D. Martin Fernandez de Navarrete en la disertacion que leyó en la academia de la historia sobre la parte que tuvieron los es-

pañoles en las guerras de ultramar.

« Los europeos occidentales, todavía ignorantes, inciviles y feroces, hicieron sus escursiones en el Imperio de Oriente y en el Asia con todo el furor y grosería de los pueblos salvages. Unos bajo los pretestos mas frívolos acometieron y saquearon varios pueblos cristianos de la Hungria y de la Bulgaria, degollando à sus miseros habitantes; otros por un celo ecsaltado é impertinente sacrificaron cuantos judios hallaron á su paso, de los cuales vivian muchos tranquilamente en las ciudades del Rin fronterizas á la Francia; y así todos estos peregrinos guerreros, mirados como un enjambre de bandidos, llevaron tras sí el horror y la desolacion hasta las murallas de Constantinopla, juntamente con la ecsecracion y el odio de los pueblos por donde habian transcurrido. Cuando se verificó el asalto y saqueo de aquella eélebre ciudad en marzo de 1204 dejaron ademas perpetuada su barbaridad con los escesos mas atroces. Tres horrorosos incendios arruinaron é hicieron desaparecer para siempre las venerables iglesias, los magnificos palacios y edificios, las reliquias santas, los altares, los vasos y ornamentos sagrados, que la devocion religiosa, el lujo oriental y el buen gusto de tantos príncipes ilustrados habian erigido y consagrado durante muchos siglos : nada pudo escapar de la sacrílega rapacidad de estos soldados cristianos hasta escitar las quejas y la indignacion del mismo Inocencio III; aunque viendo unida de este modo la iglesia griega á la latina, no podia menos de aprobar la toma de Constantinopla, como medio de facilitar la conquista de la tierra santa (1). Entonces pereció probablemente la célebre biblioteca que el patriarca Focio habia formado y reunido casi dos siglos antes de la llegada de los latinos,

<sup>(1)</sup> Marinbourg, hist. de las Cruzadas, lib. 8. tom. 3. Fauria, hist. general de Chipre, Jerusalen &c. lib. 8. cop. 8.

y nor cuvos estractos y noticias sabemos que se conservaban en ella muchas obras clásicas y completas de Teopompo, de Arriano, de Tesias, de Agatarquides, de Diodoro, de Polibio, de Dionisio de Halicarnaso, de Demóstenes, de su maestro Isco, de Lisias, maestro de este, y de otros insignes escritores griegos, hoy del todo desconocidas, ó infelizmente desfiguradas é incompletas (1). Entonces se destruyeron las bellas estatuas y bajos relieves y otros preciosos monumentos de las artes, que Constantino habia salvado de la antigüedad para el ornamento y magnificencia de la capital de su imperio. Nicetas, historiador griego y testigo ocular, describe prolijamente las obras mas notables por sus escelencias y su valor, que entonces perecieron. La estatua colosal de Juno, erigida en la plaza pública de Constantino, la de Páris en pié, junto á Venus entregándole la manzana de oro, la de Belorofonte montado sobre el Pegaso, la de Hércules pensativo, trabajada por el famoso Lisipo, las de dos célebres figuras del hombre y del asno, que Augusto mandó hacer despues de la victoria de Accio, la de la loba que crió á Rómulo y Remo, la de Helena de hermosura estraordinaria, adornada de cuautos primores es capaz el arte, un obelisco cuadrado de gran elevacion, cubierto de escelentes bajos relieves, en cuvo remate habia colocada una figura para señalar el viento, y una obra de Apolonio de Tiana, representando un águila en accion de despedazar una serpiente; todas fueron objeto del ciego furor y de la bárbara estupidez de los cruzados, quienes destruyeron y aniquilaron los mármoles y las piedras, é hicieron fundir los metales para labrar moneda y satisfacer la insaciable codicia de los soldados (2)."

Lejos de mí la idea de autorizar con el ejemplo de estas brutales fechorias de los franceses feudales y de los venecianos republicanos los escesos que en cualquier sentido pudiesen haber cometido los españoles en la conquista

<sup>(1)</sup> Heeren, envoyo sobre la influencia de las Cruzadas, part. 3.
(2) Nectas, crimia entre los escritores bizantinos, tom. 3. Harris, histiliteraria de la edud medas, cup. 5...

de América, y que por desgracia no faltaron. Los escesos son para mi consiguientes a toda guerra y conquista, porque entonces ó desaparecen ó se ahogan los dulces sentimientos del corazon del hombre, que no ve va en otro hombre á su hermano, sino á su enemigo. Es proverbio comun que ningunas guerras son mas ocasionadas á atrocidades que las guerras religiosas, donde el fanatismo encona todos los ánimos, y enardece todas las pasiones, en especial la del odio. Fundamento puede encontrar esta opinion no solo en el proceder de los hebreos, sino aun en el de los gricgos durante su guerra sagrada, y particularmente en el de los lacedemonios con los mesenios. Sobre todo, fundamento mayor podrá encontrar dicha opinion en el encarnizamiento de las guerras religiosas de Francia y de Alemania y de otras en el norte de la Europa, no va únicamente mientras corrian las tenebrosas centurias de la edad media, sino en época posterior al descubrimiento de la América.

Pero hánse visto límpias y esentas de atrocidades aun las guerras en que no ha mediado fanatismo de religion, y que han sido emprendidas ó sostenidas por republicanos ilustrados, esto es, por hombres que debieran suponerse, como se decian, amantes de las libertades públicas y agenos de la harbarie del feudalismo? ¿A qué se reducian ó como terminaban las guerras de los griegos y romanos? Montesquieu lo reasumió lacónicamente, diciendo que entre los primeros eran vendidos como esclavos los vencidos, v sus ciudades destruidas, y que los segundos esterminaban los pueblos conquistados (1). Precindamos de la república inglesa, cuyo tinte peculiar, sacado del carácter del protector Cromwel, fué la hipocresía religiosa, llevada, segun un célebre historiador inglés, á un estremo jamas conocido en antiguos ni modernos tiempos, apesar de que la nacion inglesa sea naturalmente cándida y sincera (2). Y viniendo á considerar no ya lo que en lo interior de la república francesa pasaba, cuando segun la doctrina de Ro-

Fspiritu de las leves, lib. 29, cap. 14 y lib. 10 y 24, cap. 3.
 Hume, historia de Inglaterra, cap. 62.

bespierre se queria acabar con la triple aristocracia del nacimiento, de la riqueza y del saber (1), sino lo que la misma república, producto de las luces de la filosofia, hacia no tampoco con todos los pueblos conquistados, sino con solo otras repúblicas cuando el culto de la razon ó del mero Ser Supremo habia reemplazado á todo otro culto supersticioso, ¿quién no se estremece al oir como Brune trató á la Suiza, aun siendo amiga de la Francia? «El cuadro de las calamidades y de las faltas de Helvecia es quizas el mas instructivo que la historia de nuestro tiempo pueda ofrecernos, decia un patriota de aquella antigua y venerable confederacion. Yo presentare algunos fragmentos como introduccion útil á noticias mas estensas sobre los acontecimientos de esta época. Cada potencia deberá leer en ellos su destino y sus deheres. Si algunas de ellas se lisongeasen todavía de conciliar su ecsistencia con la de la república francesa, estudien este monumento terrible de su amistad. Todo hombre público aprenderá que peso tengan los tratados, las conecsiones, los beneficios, los derechos de la neutralidad, y aun los de la sumision en la balanza de aquel Directorio que arroja de la tierra á toda justicia, y cuya rapacidad sanguinaria procura despojos y ruina lo mismo sobre el Nilo que sobre el Rin, lo mismo dentro de los congresos republicanos que en el seno de las monarquías (2). » Aun mayores rasgos de perfidia se descubren en aquellos medios indirectos con que se hizo concebir á los venecianos esperanzas de aliviarles el vugo de la aristocracia, para sembrar discordias y rebeliones á fin de que

<sup>(1)</sup> Que emiblate del populacio as entregasen à el ascinato de las presos, sin audiencia ni piucis, no sorprende tanto como el que esto senizato fusero consentidos pasivamente cinco dias consecutivos en actembre de 1792 por las asordideste, la guardia necional y el verdindró de Paris. Van fruncamente debo manifestar, que tampoco ue sorprende esto tanto, como que el literato Condocre propriete la questa de todos los fueras que se conservacion en los arciaires públicos, para borrar hosta la memoria y vestigios del faudatimo; ó que el médico Confolial fundadose en que la república no necestibo de das kóas ni de quitaricos, resusse á Lavo sier los quince dins de vida que pedia para condeiir na funorquate tanhoj que tenia estre manos.

conclair un importante trabajo que teuia entre manos. (2) Mullet del Pan, prefucio a su ensayo histórico sobre la destrucción de la liga y de la tibortud heivetica, impreso en Londres el año de 1798.

aquella insigne república sucumbiese en manos del general republicano Bonaparte, é inmolarla al despotismo del Austria por el tratado de Campo Formio en 1797, á escepcion de las islas Jónicas de que hizo presa la Francia. Sin duda para perpetuar la memoria de una hazaña que ha dado lugar á que esactamente se observe, que á la república de Venecia dió Atila origen y muerte Napoleon, quiso luego este condecorar á varios de sus duques imperiales con títulos de treritorios que fueran de los venecianos (1).

La república cisalpina y la italiana que la sucedió, así como el reino de Italia, que sucedió á ambas ¿ qué fueron en todas sus vicisitudes y fases sino un satélite de la Francia, que les llevó todos los males de la conquista... preparada por el honubre estraordinario, que fomentó las discordias del pais para beneficiarlas en provecho suyo..... y de los franceses é italianos que se le adhirireron á fin de enriquecerse y de procurar luego los medios de conservar sus riquezas? (2). Este hombre estraordinario ¿cómo trató tambien á la Holanda? Despues que saqueada y convertida ya en monarquía formal, Luis Bonaparte no creyó poder decentemente llevar sus condescendencias mas allá de lo que hasta entonces las había llevado, su hermano Napo-

<sup>(1)</sup> A poco de haber el presidente republicano frances Larevillere Lepaux recibido de la manera mas lisongera à Alvino Querini enviado de Venecia, y béchole un pomposo clorio de esta república, á la que llamó generosa, libre 7 amiga de la Francia, los que en seguida se introdugeron en el gobierto, y un saldado acostumbrado à toda violencia, la destruyeron llamandola vill, escluva y perfida.... Contemplando la conducta bárbara y faliz con que el general republicano Nupoleon Bousparte comenzó á tratar á los venecianos desde que artéramente ir tentó ocupar á Verona, no queda duda alguna de que en las contradicciones de elógios y vituperios prodigados a los venecianos, se veia obrar de nu lado la fuerza de la verdad, y de otro el ansia de rober y destruir... Venecia sufriendo to lo género de calamidades horrorores, y teniendo que sucumbir á las mas infames cábalas, lo que en sustancia vino á pagar, fue el delito de querer ser fiel à su estrecha neutrifidad, negàndose à la liga que el Directorio proyectó entre aquella república, la república francesa, el gran Torco y la España contra el Austria..... Su ruina habria sido igual aun cuando hubiese accedido à las propuestas de la Francia, porque tiempos eran aquellos, en que habia que haberselas con hombres teles, que el componerse ó no componerse con ellos llevalas siempre à identico esterminio. Carlos Botta, hist. de Italia desde 1789 à 1814 lib. 5, 7, 8, 10 y 12, tom. 1 y 2.

<sup>(2)</sup> Coracción, prefacio é introducción á su historia de la administración del reino de Italia durante la dominación francesa.

leon le quitó el cetro, y declaró espresamente á la Holanda lo que aunque bajo la falsa apariencia de estado independiente era ya en realidad antes, un distrito de la Francia. Tal vez así pagaba ahora la república bátava el aucsilio dado contra la república inglesa para la restauracion de Cárlos II.

¿ Oué suerte debiera esperar la nueva república norteamericana, si á ella hubiese alcanzado el látigo de la república francesa? Mas que la distancia la salvó de este quizas el amparo marítimo de la nacion de que acababa de desprenderse, y que así vino á proteger y conservarla república que la Francia blasonaba tanto de haber contribuido á formar, acaso para destruirla ó tiranizarla inmediatamente si hubiese podido. Lo cierto es que el Juez principal de los E. U. contándonos las rapacidades de los corsarios franceses sobre los buques de la Union, y las que no menos queria ejercer el Directorio obligando al gobierno de ella á comprar con dinero su tranquilidad, nos dice terminantemente: « apenas presentará la historia el ejemplo de una nacion no absolutamente degradada, que de parte de un gobierno estrangero haya sufrido tan impudente contumelia y tan descarados insultos, como del Directorio sufrieron los E. U. de América en las personas de sus plenipotenciarios. » Deciales á ellos con toda amenaza cuando les pedia dinero, que « el hado de Venecia debia servirles de aviso de lo que tenian que temer los que incurrian en el desagrado de la gran república. » Adoptando esta sus conocidos medios de seduccion para indisponer á los pueblos y ganarse en ellos partido y agentes contra los gobiernos, « la respuesta del ministro frances á los enviados americanos, en la que amarguisimamente se acriminaba al gobierno de estos, fué recibida por un impresor de Filadelfia, que al instante salió apoyando y justificando su contenido, antes de haber llegado á manos del gobierno á quien se dirigia (1). »

Si, pues, para nadie que conozca los mas triviales ru-

<sup>(1)</sup> Marshall, li storia de la vida de Washington, tom. 5, cnp. 9, Londres 1804.

dimentos de la historia, puede ser cosa nueva que el séquito y cortejo ordinario de las guerras y conquistas hechas tanto en los siglos de barbarie, como en los de libertad y filosofía, son tropelías y violencias ¿cómo sin afectacion palpable cabe escandalizarse de las que en América cometieron los españoles, cual de acontecimientos insólitos? Y si en época de fanatismo religioso los príncipes debian desenvainar su espada ad nutum sacerdotis, para ganar prosélitos del cristianismo, segun lo predicaba un dulcísimo Padre de la Iglesia frances estimulando á la segunda Cruzada idónde está lo raro de que la España calculase, que la empresa de estender con la espada el evangelio por paises hasta entonces desconocidos, era justo título de dominio sobre ellos? La España habia sido la nacion mas tolerante de Europa en materias religiosas. Sus leyes y sus fueros municipales, aun durante su larga guerra con los mahometanos, acreditan que no solo estos sino tambien los judios tan aborrecidos, vejados y perseguidos en toda Europa, habitaban promiscuamente muchos pueblos en buena armomía con los cristianos españoles, y gozaban derechos y aun ciertos privilegios y favor desde Sisebuto hasta los Reves Católicos; siendo todavía de notar que con la ira de Sisebuto hácia los judios contrastaba la tolerancia filosófica: del cuarto Concilio toledano presidido por San Isidoro de Sevilla, que declaraba que ninguna violencia debia hacerse á los judios para su conversion, porque Dios no queria forzados sino voluntarios (1). El aucsilio y proteccion que

<sup>(1) «</sup> La iglasi de Espuña, dice Gregoire, tenia un código emonico en que se vian los reglamentos mas sábios de las iglesias griega, a frican y gallenas. S. Isidoro de Sevilla (à quieu malamente inu confundido alganos, incluso el Candenal Aguires, con el falisivo Isidoro Merenter), del que los poltres del Courtino de Tolcolo Inicieron tan digno clogio en 633, amento y perfeccionó este texto la paren de la disciplian, y los derechos de los metropolitones hasta bejo la dominación de los falestas. Las doctrians altramontanas faeron llevadas é España, en tiempo de Alfonso VI, por los monges franceses de Cluni (ó s'este del Cister) à quienes paregia la Reim Costuma de Borgofia, no reposa e Essago del Cister (à quienes paregia la Reim Costuma de Borgofia, no reposa e Essago Asturcios osfer las labertades de la igletia de Promeia y de corra cardicion artecido penular de las de la igletia de Espuña. El esperita de resistement à las blementes postenidos por los Concilios tofetanos, de los caudes el XV. 2 declares.

los reyes de Aragon dieron constantemente 4 los albigenses del partido de los condes de Tolosa, prueban asimismo que los hereges perseguidos por la Inquisicion en Francia no eran igualmente detestados en España. Pero al cabo pasando de Francia à España la Inquisicion à pesar de la aversion de los españoles y de la reina Isabel á ella, hubo de producir sus consiguientes efectos. Esta arma tremenda de que Fernando el Católico echó mano para destruir el feudalismo y la insolencia de los grandes señores y prelados, habria seguramente desaparecido, si los daílinos consejos del prisionero Francisco I.º y la desgracia de los esfuerzos de la hibertad nacional en Castilia y Aragon no la hubiesen afirmado en el brôneco puño de fa dinastía austriaca de Cárlos I.º y Felipe II.

Tales fueron las circustancias retrógradas del saber y de la libertad española en que se verificó el descubrimiento y conquista de la América. Las doctrinas ultramontanas entones sumergieron la España en la cenagosa aluvion con que tenian inundada la Europa. La reina Isabel, aunque prescrvó á sus súbditos del nuevo mundo del don fatal de la Inquisicion, como habia tambien querido salvar de ella á sus anteriores súbditos del viejo, cediendo sin embargo al título de posesion que legitimaba sus conquistas, no hizo sino acomodarse á lo que puede llamarse derecho público, supuesta la autoridad que todas las potencias católicas reconocian á la sazon en el Pontifice, gefe de la Iglesia. La misma silla pontificia, de quien se reconocian feudatarios tantos príncipes, incluso el defensor de la fé Enrique VIII de Inglaterra, y que había aprobado la toma de Constantinopla, como medio de facilitar la conquista de la tierra santa, aprobó la conquista de la América, y señaló los

nalo un justamento de Egies, contentio al interes de un pueblo, y d. XVIII.º à proquesta del vistono Ambièno Gundarico declaró à Witta libro de la dependencia y esseciones à que la Carin romana pertendia supetar la España nutrea dejó de prechises en la Iglatia de esta, à parse de los softences de la Sole positificis, y de los narcillares que posente grangenes en el reino deste que se intra bageon la Inquisiciona. Il si jesuitas y los distintacia estengeras, como puede verse en el sucinto indice que de las doctrimas de eclesisticos españoles hace el mismo Gregories, tonniabalo de maestros basono senitores.

límites de reparticion entre españoles y portuguéses. Otros títulos políticos, ó de comun derecho de gentes ó séase internacional afianzaron tambien las decisiones pontificias.

No pudiendo desvirtuarse la fuerza de todos ellos, ni el feliz resultado de una empresa que todos pudieron y nadie osó acometer sino la España, no ha quedado otro despique que el de ponderar la crueldad y avaricia con que fué llevada á cabo, y que parecen repugnantes al deseo de estender una religion de paz y desinteres mundano. Ya hemos dicho lo suficiente para que se vea el desinteres y mansedumbre con que se han ejecutado todas las conquistas del mundo, emprendidas ora por motivos religiosos, ora por impulso de las luces y filosofía, correctivos que se dicen de los estravios y rencores del fanatismo religioso. Resta, pues, únicamente inquirir, cual haya sido el respectivo proceder de las naciones todas despues del sistema colonial del nuevo mundo, para que esta comparacion nos ponga de manifiesto donde haya habido mayor crueldad y avaricia; suponiendo, repito, que de actos de esta especie no estuvieron absolutamente agenos los españoles, como nunca lo ha estado tampoco ningun conquistador. La comparacion, para que sea completa, deberá luego estenderse á la de los bienes y los males que á la América ocasionó la dominacion española, indagando al propio tiempo, si en tal comparacion la España procuró ó no siempre dismiauir la suma de los males, y aumentar la de los bienes.

## CAPÍTULO III.

La envidia y la codicia de los estrangeros son las que han ecsagerado las crueldades y la avaricia de los españoles en la conquista de América.

Con qué razon podrán motejar de crueles y avarientos á los españoles, aquellos gobiernos á quienes la envidia de la posesion de la América movia á autorizar dolosamente en el seno de una mentida paz las escandalosas piraterias,

asesinatos é incendios de los Filibustiers y Bocaniers, ni con quien podrán estos compararse en latrocinios y ferocidad? Mas sin descender à cotejos con estos hombres. cuvo proceder era conforme á la vileza de su origen v de su oficio, ¿qué espíritu de violencias ni de codicia podrá superar al que dictó en 1577, 86 y 91, las espediciones de Francisco Drake, Tomás Cavendish, capitan Raymond y otras intentadas desde que Roberto Thorne concibió en Sevilla, donde residiera muchos años, el proyecto de establecimiento en la India, que presentó á Enrique VIII en 1527? (1). Si la sed de oro arrastraba los españoles á América, todavía no hay ejemplar de que ninguno de ellos se mostrase tan ansioso como Martin Frobisher, quien al regreso del viage que emprendió en 1576, trajo á Inglaterra 300 toneladas de arena resplandeciente crevendo que era oro (2); todavía no hay ejemplar de que por el infame cálculo de ganar 6 millones de libras en la venta de arroz, produjese ningun español una ham-

<sup>(1) «</sup> Aun el valicate Biando Genville, que en 1855 mundada los sitte-bupers detinidos al establicamiento ingle su Ameires, estado por desgrueiro mas consuminado del espíritu depredatorio tem general entones entre los ingleses, que dotado de la estilidade propias à su debre, Así fise que conenzualo su espícicion por erusar ante las islas de sotvento y especimi lajdis espódiches, familiario à su ecompateres con habitos y mies may distante de predica inmitario à su ecompateres con habitos y mies may distante de predica incomirante de los Estados Unidos de la America del Nove Sentes la recultación gualesta de 1638, lib y ceps. 1

<sup>2)</sup> Todo guijarro que tordabanos nos parecia prometer minas de cor y de plata, desi francamente Welter Roleigh en la relacion de as primerviaçe de 1993. Gran lástima suele mottarne por el suplicio de este Walter Roleigh, á quien se pinta como victima inmolada al rencor de la Espiña. Mas y porgunto giú no es la pena espiña la que el derecho comun de gente tiene universalmente evaluta á la primeta? ¿ si a posa de igir de ser considerado como pinta. de standa de primeta? ¿ si a posa de igir de ser considerado como pinta. de saca las poseciones de la totra, incendia y seques usa plazas, como Roleigh him con Santo Tomas de Guayana, hudada por los espoños; s y que en tolo esto pococede enganchando aventareros, com ficciones de minas de oro que apropiarse, y fatundo à la polabra deda à su monarea. Todos estos cargos es tovieron persentes en el juicio de Roleigh, y ellos prevalecieron sobre su defenas, cifrada ce as súcusas toenciones de bacear oro por sus compañens, y colonicas pera ancien. Fecuse de Home, fistorio de Inglaterora, cop. § 6. Las desgencias y ana loci ingleses, provinieron de que estos no atendina mas que à busera sinomemente minas de cor y de plata, descuidando todo otro genero de trabajo y de industria Grobame, historio al, libro y cospiluelo citados.

bre facticia, que costára la vida á 10 millones de indios, ni de que agregada esta partida á otras rapiñas estraordinarias, subiesen ellas en pocos años á 88 millones de fibras esterlinas, entre las cuales se contaban por valor de 18.750.000 bas tesoros de Tippo-Sach, y por 56.250.000 sus alhajas, menage, armas y demas propiedades (1).

Si para altarse con la América los españoles usaron de artificios y engaños, dígannos los ingleses y por qué medios se han apropiado la India desde que el capitan Jaime Lancaster, compañero en la espedicion del capitan Raimond, llevó en 1601 las cartas de la reina Elisabeta, recomendando á los soberanos de los puertos donde llegaran sus buques, la humilde compañía de aventureros de la India, en cuya compañía no podia ser empleado ningun caballero 6 persona de distincion (gentleman) (2); y como desde las pequeñas factorias mercantiles que con

<sup>(1)</sup> Rev, introduccion à las instituciones judiciales de Inglaterra, comparadas con las de Francia, y las de algunos otros estados antiguos y modernos. No parecera ecsagorada esta relacion de un escritor frances, a quien lea en los historiodores ingleses la que en 1733 se hizo en el Parlamento, sobre las cansus que habían traido la compañía de la India á un estado casí de bancarrota total à pesar de sus enormes privilegies. El pueblo mismo ingles mostraba la mayor indigracion contra estas enusas; que eran la rapacidad de los empleados en la compañía, y la asambrosa opresion que por ella esperimentaban los indios, de los cuales en Bengala habia fenecido la cuarta parte despues de los victorias de Lord Clive. De esse decia la comision de los comunes en sa informe, que habia juntado un immenso capital con rapiñas, estorsiones, alevosias y asesinatos; concluvendo que cu la investigación de todo este negocio, no se eucontraba un solo punto sano donde eolocar un dedo, pues que todo el era igualmente una masa infecta de las mas insuditas villunias y de la mas notoria corrupcion, Miller, hist. de Inglaterra desde la muerte de Jorge II husta la coronicion de Jorge IV, cap. 11.

Lost Clive fué sia embargo absuelto, como de allí á poco lo fué tambien Warren Hotsings, primer golermolor de Bengalta en 1773, e vayos cargos no paclen lerese sia horrar en las enérgicas neusciones de Bourko. La compaña de la tudia adensas de pagar «Warren Histings las costas de su proceso, que subian à exents mil librar estrelinas, le hizo mas donaçion pecuniaris, parque ania cuando no siempre kohia prestudo atencion de los deberes de la moral, ni à los sugertiones de la política virtuosa, ni de los sentimientos de la hiemarchad y moderacion, hobia si sostenido los intereses de los empleados de la compostia, asegurado la autoridad y establecido el dominio de ellos Miller ho, cap. 37.

<sup>(&#</sup>x27;a) Este pulalora, dice A. de Steel-Holstein, es intraducible en frances, porque no tiene equivalente. No significa precis un rubble, porque puede haber, y hay Lores, que no son reputados gentlemen. Es menester que la persona à quien la pulabra haya de convenir, reuna à la condicion de cierto naci-

permiso del emperador del Mogol establecieron en Surate. Almedabah, Cambaya y Goa el año 1612, lograron ya á los diez años mostrarse guerreros, para en alianza de los persas saquear à Orunuz, y echar de allí a los portugueses igualmente que hostilizar, al siguiente año 1623, á los holandeses en Amboina (islas Molucas); y dígannos la manera con que á pesar de la embajada amistosa de Sr. Tomas Roe al emperador del Mogol el referido año 1612, v del informe del mismo Roe sobre no deber los ingleses tener alli ni siquiera un fortin, han construido tantos en la India y sojuzgado el pais? Si á los españoles puede culparse por la muerte de algunos principes, incas ó caciques, y por atropellamientos de algunos súbditos de estos al tiempo de la conquista, ¿cual ha sido la suerte que á tantos reyes, nabobes y rajahs indios, y á tantos de sus defensores asesinados ó espilados, han deparado los ingleses incesantemente de dos siglos á esta parte? La misma historia de la India, que escribió el ingles Mill, de la que he copiado los principales hechos referidos, lo muestra sobradamente. Ademas reciente está la memoria de lo ocurrido en la última guerra contra los birmanes, en la cual regimientos enteros de tropas del pais, aucsiliares de los ingleses, fueron fusilados por estos á título de ser sospechosos en sus intenciones, ó de no obedecer prontamente las órdenes que se les daban de embestir á sus compatricios.

miento y buena educacion, la de finura, decoro, franqueza y probidad en sa comportamiento. Cart. 7. sobre la Inglaterra.

Pariceme que en este sentido polísimos ignilar la acepcion del gentlemon ingles à la de mestro cobultero, cuando decimo de alguno es un verdudoro caballero, aunque de buja estrucción, es cuballeroso en sus modules y pundonor. Y si esto fuera est, inflênea de que especie de gente constaria la primitiva compaña inglesa de la Índia, si en efla no polía tener cabida ningun gentlemon de la espresada classe.

## CAPÍTULO IV.

Ventajas que la España debió sacar de la conquista de América, y causas de no haberlas obtenido, sin que el perjuicio que de estas causas se dejaba sentir en la península, fuese igualmente trascendental á sus colonias.

Antes de pasar mas adelante, debo previamente esplicar el sentido en que he dicho que la conquista de la América, en los momentos que tuvo lugar, fué acaso solamente funesta á los verdaderos intereses de la España entonces, no sea que se piense ser yo del número de los que atribuyen el progresivo descaccimiento de esta á la mencionada conquista, lo cual se hallaria en contradicion con mi deseo de que la independencia de la América se retardase lo mas que fuera posible, creyéndola perjudicial á mi patria. Tan distante me encuentro yo de juzgar que la conquista de América influvese en nuestro deterioro. que por el contrario creo precisa toda la estupidez delgobierno español para habernos enflaquecido á pesar de dicha conquista. Que despues de ella se despobló la España, se objeta. Pero las provincias mas pobladas de España eran cabalmente las que enviaban mas gentes á la América; pero la España estaba en posesion de la América lo mismo en el siglo diez y ocho que en el siglo diez y siete, y sin embargo á fines de aquel se supone casi duplicada la poblacion que á fines de este contaba la España; lucgo la América no era la causa de nuestra despoblacion. Que nos empobrecimos despues de la referida conquista, añaden los que en prueba de nuestra riqueza pasada nos producen el testimonio de las ferias de Medina del Campo, y de nuestra industria del siglo diez y seis en que va teniamos la América. Las jaculatorias de los planidores de nuestra despoblacion y pobreza de resultas del descubrimiento de la América, no son sino menguados ecos de los mismos temores que se manifestaron

desde la primera empresa de Colon, temores á los cuales un historiador ingles no duda calificar de meras insinuaciones pérfidas, de que la ignorancia ó maledicencia se valieron para seducir el ánimo de Fernando el Católico á fin de que negase su proteccion á Colon (1). Si entonces á aquellas pérfidas insinuaciones pudo darse el cuerpo que se quisiese, faltando el debido conocimiento de la esperiencia, ¿cómo deberán hoy llamarse, cuando la esperiencia tiene ya tan demostrado lo que realmente valian?

Y sobre este punto en verdad se han oido las cosas mas singulares y opuestas. Con la América, segun algunos. eramos ricos y pobres á un tiempo: la riqueza que consistia en la posesion de las minas de oro y plata, nos traia la pobreza de la desidia, que veia correr este oro y plata á las naciones estrangeras. Mas si este oro y plata pasaba en España tan solo por pocas manos, ¿ cómo es que inducia á la desidia comun que ocasionaba la pobreza nacional? ini cual era la riqueza que podia contemplarse por metales preciosos, que entraban en España de puro tránsito? Sin embargo se pretende que estos metales, que no quedaban en España, encarecian en ella la mano de obra, que no encarecian en las naciones estrangeras donde iban á parar, lo cual para mi seria un fenómeno rarisimo.

Todavía se ha argumentado, que la pobreza en que vivamos por la pérdida de la América, será una pobreza distinta de la que antes teniamos, porque la que antes teniamos nos hacía perezosos, y la que ahora tendremos nos tornará diligentes y activos. Si la razon de esta diferencia me es absolutamente incomprensible, lo que vo comprendo bien es, que asi como el capital generador de todos los capitales es el trabajo, así no hay elemento mejor que la riqueza para darle movimiento. Y si así no es, digaseme en que proporcion se ha ido desenvolviendo la industria de todos los paises del mundo, sino en la de sus respectivas riquezas; riquezas que promueven manufacturas y consumos, que emplean manos para abastecer, y crian las

<sup>(1)</sup> Adam, hist. de España cap. 10.

necesidades y demandas à que deben ocurrir estas manos. Y no se diga que para el aumento de la verdadera riqueza; que consiste en las producciones de todo género, es indiferente la cantidad de dinero metálico circulante, pues este siempre será tambien una mercadería que ha de guardar cierto nivel con las otras.

Cuestion es últimamente muy discutida entre los economistas franceses, si la escasez que se siente de moneda á consecuencia de las revoluciones de América, es ó no una de las principales causas de la baja numérica de productos industriales. Cualquiera que sea la opinion que en esté punto se abrace, en una cosa me parece que no cabe disputa. Siempre que los jornales hayan de pagarse precisamente en metálico, la escasez de este artículo no puede dejar de ocasionar embarazos en la produccion. Para el simple comerciante será, si se quiere, igual que el numerario escasce ó no escasee, porque arreglará sus trucques al mayor ó menor valor de la moneda, y á la mayor ó menor cantidad de cosas que por ella haya de dar ó recibir. Pero el bracero no puede ajustar siempre su cuenta por este cálculo, especialmente cuando años de mala cosecha elevan el precio de su alimento. Y si el bracero no puede siempre ajustar su cuenta por dicho cálculo, claro es que tampoco podrá ajustarla siempre el fabricante que lo emplea. Por un lado se subirá al bracero el valor de la moneda de su jornal, esto es, se le pagará menos moneda en proporcion de lo que esta escasee, y por otro lado el bracero encontrará disminuida al propio tiempo la proporcion de esta moneda respecto á aquellas cosas de que con ella podia surtirse en años de abundante cosecha, y que en todo año le son indispensables para su sustento. Y si por tener entonces el fabricante que aumentar la cuota metálica del fornal, no pudiese vender sus manufacturas con igual aumento de precio metálico, la produccion necesariamente resultará perjudicada. Las materias primeras que para sus elaboraciones tenga un pais que comprar á los estrangeros, ecsigen tambien un cierto equilibrio del dinero con las demas mercaderías, cuando á los estrangeros ó no convenga recibir otras mercaderías en cambio, ó no convengarecibirlas por el valor que la moneda terga donde les tomen sus primeras materias. Y en fin, las deudas públicas, inventadas en alivio de las presentes contribuciones de los pueblos, requieren no menos el citado equilibirio ó proporcion, porque satisfaciendose los intereses en metalico, y no percibiendo ordinariamente estos intereses la generalidad del pueblo, ni tal vez en mas ó menos parte los individuos nacionales, es menester arreglarlos á la cantidad de moneda circulante, sino se ha de anonadar el crédito, que mitigando la ecsorbitancia de impuestos anima

la produccion.

A medida que ésta fué creciendo el siglo diez y ocho en España, por efecto de ciertas providencias útiles que necesariamente dictaba la general ilustracion de los tiempos, que no podia menos de cundir tambien en España, iha quedando en la nacion mas dinero, el cual á su vez fomentaba reciprocamente la produccion De manera que cuando la España se vió mas desmedrada que nunca, fué; precisamente en el siglo diez y siete, que fué asímismo cuando en realidad no era sino el mero cauce por donde corria el dinero de la América para trasladarse á los estrangeros, que eran quienes se aprovechaban del comercio de ultramar. Perentoria demostracion juzgo esta, de que no eran los metales preciosos que enriquecian á otras naciones, los que nos empobrecian á nosotros. Lo que empobreció à la España, fué la amortizacion que impedia la circulacion de propiedades, y hacia irremediablemente perezosos á los que no podian aspirar sino á ser braceros, cuvo interes consistia en devengar el mismo salario trabajando lo menos posible, y en asegurar por mas tiempo su salario en la prolongacion de las obras; la amortizacion que por falta de comunicaciones interiores estancaba en cada provincia sus productos respectivos; la amortizacion de las tierras, que careciendo de riego y del beneficio debido daban solo casi lo que espontaneamente querian; la amortizacion del saber, reducido á lo que la barbarie del despotismo y de la Inquisicion gustaban; la amortización de cultos, que alejaba tantos hombres y tantos capitales útiles; la amortizacion de aquella racional libertad, que es el major aguijon de

los talentos, y la que unicamente es capaz de establecer gobiernos que inspiren consianza en todos sus negocios, y den garantías sólidas contra la arbitrariedad del capricho y los privilegios del favoritismo. Tiene algo que ver todo este funesto linage de amortizaciones con la posesion de la América? Y donde él llegue á prender ; habrá cuerpo social, por robusto que se encuentre, que deje de enflaquecerse? Si, como dije en otro lugar, aun el solo dinero que desde el descubrimiento de la América se destinó en España á fundar y dotar conventos, monasterios y obras pias (1), y si los cincuenta millones de duros que se enterraron en la Granja, con los gastados en Aranjuez, que acaso no bajarán mucho de otro tanto, se hubiesen aplicado á caminos y canales, cual seria hoy con sola esta distinta inversion de igual dinero, procedente de recursos iguales, la suerte de la España?

Así que, no por la conquista de la América, de que tantos beneficios: pudimos obtener con un gobierno sábio, sino porque ella nos impidió otra conquista mejor, es por lo que he dicho, que el descubrimiento del nuevo mundo fué acaso, únicamente funesto, a los verdaderos intereses de España en los momentos en que se verificó. La conquista mejor la veo yo en Africa, donde pudimos establecernos, y donde verosimilmente nos habriamos establecido, si nuestra atencion no hubiese sido distraida hácia la América. En la fértil zona setentrional resguardada por el desierto y por el monte Atlas, y conocida por el nombre de Berbería, habrian podido los españoles, no va solo plantear colonias, sino fundar desde luego una verdadera parte integrante de su monarquía, con la que quedaban dueños del estrecho y de la navegacion del mediterráneo, y habrian ido sucesivamente civilizando el interior de una de las partes del mundo, bárbara totalmente desde que abortando

<sup>(1)</sup> La venta de prate de las propiedades de las llamadas obras pias ordenada en 18-20, hizo ver el capital à que ellas escendian. Esta disposicion, que fue la única útil de gran importancia en el reinado de Cárlos IV, hizo revivir notablemente la Espiño, en medio de su pralisis, con la libre circulacion de lo comprado por los individuos particularios.

el provecto del gran Jimenez de Cisneros los españoles se dirigieron á civilizar otra. Agregado al imperio Español el Portugal, como lo estuvo desde 1580 á 1640, con las islas que españoles y portugueses poseen al S. O. de la misma Africa, ¿quién habria sido capaz no ya de derribarlo ó socavarlo, sino aun de quitarle la primacía entre las potencias del orbe, á menos que el gobierno no se empeñase absolutamente en ello? Ni aun este empeño habria sido tan fatal, como lo ha sido teniendo nosotros la América, porque escusados de atender á esta, nuestros mismos establecimientos de Africa se prestaban á la defensa de aquella parte de Italia que la España quisiese retener, ó en que desease intervenir, mayormente si la dinastía austriaca de España viendo que sin América donde enviar las mercaderías de los Paises Bajos, le servian estos únicamente de pesada carga, que le habria sido mejor cambiar por otros dominios de Italia, donde encontraria tambien industria, arsenales y marineros escelentes, se hubiese determinado á ello.

Vano es empero va hablar de lo que pudo ser y no ha sido, cuando el poner verdaderamente en claro lo que ha sido, no es pequeña tarea, segun el afan que hay de anublarlo, tergiversarlo y confundirlo. Contravéndome á los acaccimientos de América, lo que me parece evidente es, que si los españoles tienen sobrados motivos de lamentarse de los desastres que les acarrearon las dinastías estrangeras, que ; mal pecado! se introdujeron en España, la América no tiene motivo de quejarse de iguales desastres. Participó sin duda en todo aquello que procedia de errados sistemas económicos, de la corrupcion de la corte en algunos períodos, y de la falta de accion espedita del gobierno sobre tan distantes y vastos paises: mas nada participó de los estragos esperimentados en la península por guerras desatinadas é impolíticas, y respectivamente poco padecia por el peso del despotismo que agobió á la península desde la estincion de la línea varonil, y aun de la primogénita femenil de sus reyes nacionales, que habian reunido bajo un cetro toda la península.

Al tiempo de esta deplorable estincion la España des-

collaba, como hemos dicho, por cima de todas las grandes naciones de Europa en saber y libertad. A este sobresaliente grado de su civilizacion debió Colon su fama. v que en España se creyese posible el transito á la India por occidente, que no se creyera en Venecia, en Génova, en Portugal y en luglaterra, naciones tan marítimas y comerciantes (1). Y á este sobresaliente grado de civilizacion fueron tambien debidas las generosas instrucciones, que la reina Isabel dió á Colon despues de sus primeros descubrimientos. El espíritu de estas instrucciones fué trasmitiendose y conservandose aun en aquellos posteriores monarcas españoles, cuyo mando fué el mas tiránico y desacertado en la península. Los indios nunca les disputaron ejercicio alguno de prerogativas usurpadas, y el poder absoluto cuando no se ve contrariado en sus descos, tampoco tiene por que mostrarse inclemente y acerbo, y antes bien suele lisongearse de ser apellidado paternal de su propio movimiento. La opinion que á la antojadiza voluntad de Carlos I.º hicieron los castellanos, y á la de Felipe II los aragoneses, provocaron la saña de estos déspotas, que imbuyeron su ojeriza en la ruin alma de sus

<sup>(1)</sup> La comision de souder el únimo del gobierno británico, nos dice un historiedor ingles, la dio Crisviola Colon à su hermano Bartolomé; pero ca Ingla India de Quint nilla; y Luis de Santagel, dos empleados de la baiental pública en Castilla y Argon. Adum. esp. 9. En sa viaçe à Inglaterra, dice otto hustrialor ingles, exyó Bartolomé Coloni cu manos de prates, y vióas reducida à tal estudo de plurcas, que tuvo que guarer con la labor de sus manos lo necesario para ventirea de molo diren de sus presentación al tel Enrique VII. La comparación de la construir de la comparación de comparación de la comparación de la comparación de la comparación de servicio de comparación de la comparación de América.

vengativos sucesores. De aquí vino que dejando caer estos de reneso toda la fuerza de su opresion sobre los españoles peninsulares, no se manifestaron tan desapiadados con los indios, de quienes no se reputaban ofendidos, ni temian serlo. Y así cuando la Inquisicion, por egemplo, los dienmos, las alcabalas y otros recios gravámenes alcanzaban aun á los españoles residentes ó domiciliados en América, los indios se miraban esceptuados de ellos.

· A esta razon, que esplica como los monarcas españoles pudiesen combinar muy bien el mantener en América los generosos principios de humanidad de la reina Isabel, con la adopcion de otros abominables principios para eon la España peninsular, hay que allegar otra reflecsion que convenza de que estos últimos abominables principios no periudicaron á la América tanto como á primera vista pudiera parecer. La España para retroceder de lo que era al principio del siglo diez y seis hasta la raya donde vino á pasar á fines del diez y ocho, tuvo que andar un gran trecho, y aun todavía quedó perteneciendo á la clase de los pueblos civilizados. La América tenia que venir á pertenecer á esta clase desde la de los pueblos mas ó menos selvages, y en tan diferente posicion pudo asimismo combinarse muy bien, que la España fuese retrocediendo al propio tiempo que sus colonias de América iban adelantando. De esta manera en medio del descaecimiento progresivo de la metrópoli continuó siempre, no obstante, trayéndose progresivamente el nuevo mundo á vida social, si bien primero con lento paso, porque no era dado otra cosa en la respectiva situación de la metrópoli y colonias, rápidamente despues, cuando en estas creció la raza europea, y cuando el ministro Galvez, desatando al comercio de torpes grillos y mejorando la administracion ultramarina, anudó simultaneamente la utilidad mutua de todas las posesiones de la monarquía en ambos hemisferios.

Yo creo que la mas palmaria evidencia de gran parte de mis aserciones, se encontrará en la coleccion preciosa de documentos autógrafos sobre los viages y descubrimientos marítimos de los españoles, que el citado Sr. Navarrete está publicando, y que todo buen español debe anhelar que se vea presto concluida. Mas como es de presumir que ella por voluminosa será leida de pocos estrangeros, y que nun estos la reputarán parcial, yo en la ligera reseña de algunos graves hechos positivos á que voy á circunscribirme, he dicho ya que me referiré particularmente á escritores estrangeros, cuyo sensato testimonio pueda contraponerse á la levedad é indiscrecion de aquellos otros, de quienes tengo hablado como de escritores á sueldo de todo lo que pueda venderse al incitativo de meros romances y novelas (3).

(1) May schalada es cutre esta levenhas la ocurrencia del traductor frances de la vida de Colona, ciercita por el italiano Rousi, de que el 85. Navarrete hace níncion: à saber, que el descubrimiento de la América pertenece enteramente é la Irilia, porque en ella nueció Colona. Tanto staditia idecir que la glavia militar uno que no mació frances, en moda pertenecia à la Francia, porque fué adquirida por tuno que no mació frances, en de familia frances, apena un mismo apellido lo declara. y segua aquella alcuruia suya, cayo descubrimiento festejaron tanto los de Satrana.

Hasta 30 de noviembre de 1789 la Córcega no fué agregada á la Francia, mediando esta así entre los corsos que querian ser independientes, y los genoveses que pretendian que les continuasen sujetos, á cuyo fin habian anteriormente implorado el aucsilio de la Francia, que al efecto envió tropos á Córcega-Y aunque se ha supuesto por algunos que antes del nacimiento de Bonaparte la Córcega fué cedida à la Francia, y aunque ademis se supraga que tal cesion pudirse tener valor alguno cuando Génova no mandaba en Córcega, el hecho es que la Asamblea Nacional por su decreto de 21 de enero de 1790 nos manifesté que jamas habia habido tal cesion. Redújose la Asamblea á declarar, que no habia lugar à deliberar sobre la memor a presentada por la ciudad de Génova re-Intivamente à la Córcega, cuva union à la Francia procedia del voto de sus habitantes. Eu el precedente decreto de 3º de noviembre la Asymblea habia dicho, que procedia del derecho de conquista, y que los corsos que á consecuencia de ella se hubiesen espatriado, por haber tomado las ormas en defensa de su i bertad, pudiesen volver à sus casas sin ser molestados, y egercer todos sus derechos políticos, siempre que no hubiesen cometido ninguno de los delitos que la ley prohibia.

Las sezones pues que vemos aquí alegalas para la incorporación de la Córcega en la Francis, son el voto de los naturales de la inda, ton espondacionesse emitido como en virtud de tum conquista, à cuya conquista los francers habian ido de mortos ascultires de los genoreses, contra quienes los crostos se babian sublevado. Si buláres habida que sfegar el titulo de cesión, ti Grinova babia rechamba sei que supo el decreto de 30 de noviembre de 1789, ni la Francia lo habita omitido, como algo mas plausible siquiera que los otros á que recurría.

Ingratos lubieron de ser los enroso á tanto heneficio de la Francia, puise que est 1793 as retrageron de su voto, y persidieron en est independientes, poniendo á su cabeza á Pascual Paoli, y aun en céso de no poder ser independientes, preferiendo à la dontinaciou finnees la dominacióu ningless. En el núemero de los ingratos no debe ser contado Napolton Bosaparte, quien, aum

## CAPÍTULO V.

¿Los españoles sueron esterminadores de los indios?

Toda cuanta vindicacion del proceder de los españoles en América se intentase, vendria por sus cimientos á tierra, si como se les acusa, ellos han sido esterminadores de los indígenas del país. Este es por lo tanto el cargo capital que ante todos debe dilucidarse.

Pasmosa y singular se presenta esta acusacion en boca de aquellos que no han dejado poblacion alguna indígena en muchas de sus colonias, y siendo dirijida contra los que mas numerosa la conservaron respectivamente en las suvas. ; Cual es la poblacion indígena que ha quedado en las tierras que Cabot descubrió en 1497, y habiendo pertenecido primeramente á la Inglaterra, forman hoy los nuevos estados del norte de América? ¿Cual es la que ecsiste en el continente del alto y bajo Canadá y de la Guayana fran-cesa y holandesa ó inglesa? Si se esceptuan los llamados negros caribes, poblacion mista de unos y otros en las islas Domínica, Santa Lucía y San Vicente (1), ; cual es la poblacion indígena que resta en las otras islas del Archipielago de las Antillas, de que nunca se apoderaron los españoles, ó en las islas de Francia y Borbon de que se apoderó la Holanda y despues la Francia en el Oceano indico? ¿Cuando siquiera podrá imputarse à la España el deliberado ascsinato aun de aquellos estrangeros que ha-

cuando su padre había si lo gran amigo y partidario de Paoli, segun nos lo asegura su biógrafo el conde de Montolon, era ya general frances en dicho año de 1793.

<sup>[1]</sup> Bojo el saparetto de que el dactió de esta rusa de ecclavos, que debia ser trasidada en un baque ingles develo Son Vicente à la Barbada, queria van-derlos como propiedad suva, logorora mos emisarios finaceses el altumiento de estos aegoras emiles el San Vicente contrib los ingleses en 172a. Los ingleses estas aegoras emiles el San Vicente contrib los ingleses en 172a. Los ingleses por la complesa de la vicente de l

hian sido recibidos en sus cólonias para fecundaelas con su industria, como hicieron en 1740 los holandeses pasando á cuchillo so pretesto de una conspiracion á los infelices chinos establecidos en Java (1), ó como á fines del mismo siglo lo hicieron los ingleses por cálculos egoisfeos de su monopolio colonial, dejando morir de hambre á los desventurados negros de Jamaica?

Despues de ĭodo, se insta, el hecho es que la poblacion indígena desapareció de las islas Antillas, que poseen ó poseyeron las españoles, y se disminuyó infinitoen el continente americano poseido por los mismos. Aquíhay un hecho cierto, y otro muy problemático. Analieé-

moslos ambos.

¿ De qué censos ó catastros, de qué archivos, registros ó protocolos se deduce que la poblacion indigena del continente americano ha sido disminuida desce que á él llegaron los españoles? ¿Guales y cuantas son las considerables ciudades ó villas destruidas desde entonces en. América? Señálense así como pueden fácilmente señalarse las muchas fundadas por los españoles, y confriontense las respectivas dimensiones físicas y sociales de unas y otras. Sobre simples escombros que resten de algunos antiguos monumentos y alquerias la imaginacion puede dibijar cuanto quiera; tela hay donde cortar y área donde edificar á capricho; la buena crítica solo es la que reduce los obgetos á su verdadero lamañio de colosos, regulares ó pigmeos.

En nada tropiczau tanto los economistas como en loscálculos estadísticos del número de habitantes de las naciones. Hablar del que en América habia antes de la conquista, dice Humboldt, es lo propio que hablar de la poblacion que tenian en lo antiguo el Egipto, la Persia, la Grecia y el Lacio. No solamente varian enormemente los cómputos relativos á Haiti, é la india inglesa, á los

<sup>[1]</sup> En las idas Filipinas no solo los chions but guzado siempre toda protección à perar del atzamiento que insentanou ne 16/3, reprimido por el valor y talento del gobernador don Pedro Acento, sino que la estat llamada sangley se ha aumentado desels 1791 a 8100 en 57.883 individuos desels 6991 a 791 inhia en el último Comin, estado de las italas Filipinas en 810, foreguente discretito.

E. U. de América, sino que aun los relativos á la Francia. à la sola ciudad de Paris difieren muchisimo (1). El mismo baron de Humboldt probó en sí la esactitud de sus observaciones sobre la falibilidad de tales cómputos, en los que él hizo de las poblaciones de Sto. Domingo y Cuba (2). Y si un hombre tan instruido como el baron de Humboldt, escribiendo en tiempos en que la ciencia económicopolítica se halla tan cultivada, y se apoya sobre tantos aucsilios desconocidos anteriormente, se equivocó en una evaluacion limitada á escala tan pequeña, ¿qué desconfianza no deberan tener todos de aventurar su juicio so-

bre poblacion de antiguos y grandes paises?

No la tuvieron dos célebres filósofos, Montagne y Montesquieu, cuando todavía creveron quedarse muy bajos asegurando que la América contaba cuatrocientos millones de almas al tiempo de su descubrimiento, lo cual muestrabien lo que sean las cuentas ó cuentos de los filósofos. En el mismo autor que nos refiere esta cuenta, y que es intligente en redacciones de datos estadísticos á que se ha dedicado muy particularmente, pueden verse otros 26 cálculos distintos de suma diferencia, aun contraidos únicamente a la poblacion de la América en lo que llevamos del presente siglo. Queriendo él fijar el suyo acerca del mismo período de tiempo, lo ha rectificado tres veces, y el último de 1833 le dá treinta y nueve millones de almas, que no es poco aumento á los 27.400.000 que sacaba en 1808. Si cuando en la América se contemplan veinte y nueve millones de almas de poblacion alienígena, su poblacion total no pasa de treinta y nueve millones, cual seria su verdadera población indígena al tiempo de la conquista? (3). Humbeldt que reconece no ser menor

<sup>(1)</sup> Vense su ensayo político sobre la A. E., lib. 2., cap. 4., nota última v suplemento.

<sup>(2)</sup> Vense el capitulo 11 de la historia política y estadistica de la isla de litit, publicado en Paris el año 1826 por Placido Justino con arreglo de los documentos oficiales y netos comunicados por Sir James Bariskelt, agente del gobierno ingles en las Antillas; y el cuadro estadistico de la isla de Cuba correspondente al año 1827. y publicado en la Hubana el de 1829.

(3) Balbi, compendio de geografia, pág. 969 y 1181. Hablando este autor

la manía general que hay de ecsagerar la poblacion del Ásia, que la de achicar la de las posesiones españolas de la América (1), espresamente nos afirma que la actual poblacion indígena de la que propiamente se llama N. E. se ha aumentado en ella respecto á la que habia al descubrimiento, con la rapidez que se observa en todas partes, donde un pueblo nómade es reemplazado por colonos agricultores (2).

Mostruosa implicacion es la de aquellos que en prueba de la disminucion de los indios del Perú nos citan los estados, de tributos, al mismo tiempo que nos ponderan los muchos interesados que había en cercenar los tributos, aun cuando el número de indios no decreciese. De las millonadas de indios que algunas relaciones arbitrarias suponian en aquella parte de la América, ningun caso debe hacerse, dice Humboldt, porque no estan fundadas en ningun documento auténtico, segun lo han confesado algunos de los mismos autores de dichas abultadas relaciones, manifestando su error; las únicas noticias que deben estimarse mas positivas son las del padre Cisneros que estriban sobre el censo de 1575, ordenado por el virey D. Francisco Toledo, que con justo título es mirado como el legislador del Perú (3). Por este censo apareció millon y medio de indios, número sin embargo bastante grande relativamente á los 608.899 indios que únicamente resultaron del censo de 1796, ordenado por el virey Gil de Lemos. Pero es menester analizar un poco en que consiste la diferencia, para calcular lo que realmente ella sea. El vireinato del Perú, que primitivamente fué el de toda la América meridional española, fué sucesivamente sufriendo disminuciones en la estension de su territorio, no solo por los poste-

de la poblacion de la China la calcula en 179.000.000 pág. 809. Malthus no se contenta con que sea menos de 333.000.000, que son guarismos enteramente redondes.

<sup>(1)</sup> Obra citada, lib. 3, cap. 8. (2) Obra citada, lib. 2. cap. 4. (3) Alli mismo. La lei 37, tit. 1., lib. 2. de la recopilacion de Indiss manda seguir guardandose las ordenanzas que hizo en el Perú Don Francisco Toledo, en todo lo que no se opusiesen à las disposiciones de dicha recopilacion.

riores vircinatos de Buenos Aires y Sta. Fé, y las presidencias ó capitanias generales de Chile y Caracas, sino por la adjudicación que ademas se hizo de varios de los terrenos que le habian sido dejados, y luego se aplicaron á otros vircinatos. En 1718 fue despojado de los graudes terrenos-que mediaban entre el rio Tumbez y Quito para agregarlos al nuevo reino de Granada, y en 1778 lo fué tambien del Potosí y otras provincias que se agregaron al vircinato de Buenos Aires.

La necesidad misma de ir aumentando autoridades y juridicciones en lo que primitivamente no habia sido mas que el solo vircinato del Perú, 6 séase de toda la América meridional española, no parece que pueda sino desmentir la simultánea disminucion del número de los gobernados, por lo menos tomada colectivamente toda la estension del antiguo vireinato del Perú (1). Asímismo estas aucesivas variaciones y divisiones en la comprension de los mandos respectivos nos impiden una comparacion muy esacta entre los censos de los vireyes Tolcda y Gil de Lemos, en cuanto al número de indios que por ellos precisamente resulten dentro de identico territorio:

Si yo no apeteciese tanto la esactitud, muy sencillo me seria desenvolverme de toda dificultad oponiendo fábulas á fábulas. Bien á la mano tendria una tomada, no de la

<sup>[4]</sup> En el último vircinato del Perú, unido á la praidencia de Chile, celenha Humboldt 17.00.000 habitantes y 11.00.000 en el vircinato de Buenos Aires. La presidencia de Chile comprendia, segun el mismo Homboldt, un territorio de 20.52 (legas candrollas de 20.3 grado, y el vircinato del Perú in territorio de 30.390. Por consigniente el territorio de la presidencia de Chile cestada en la proporcion de algo menos de 4 d's con el territorio pre quedo al vircinato del Perú, y en amber juntamente con el vircinato de Boero, Arien la immena esternio de 4 (30.4) (legas candrollas. La poliscioni del nuevo tirritorio de Sta. Pe fini estimada tambien por Humboldt en 1.800.000 ultimato, sobre un territorio de 6 (50 ne legas candrollas, esto e salgo mas del doble del territorio del último vircina to del Perú; poblacion mayor que la de este misla à la de la presidencia de Chile y repritalo sobre un territorio de 50.500 legas casidadas. La N. E. con sus provincias internas, sin incluir las Floridas ni la espitanta general de Gorettemala, que con Niceragas y Vera - Pat terita reguas appetentado con 5.900.000 habitantes. Suplemento el desago.

imaginacion de los que nada vieron jamás del tiempo ni de los paises de que hablan, sino del testimonio de un ingles que estuvo en la América española á poco de la conquista de ella. Walter Raleigh en la citada relacion de su primer viage nos cuenta los millones de soldados neruanos, que huyendo de Pizarro y de Almagro se fueron à establecer con uno de sus incas entre el Marañon y el Orinoco, donde fundaron el gran imperio de la Guayana tan populoso y adornado de grandes ciudades, villas, templos y tesoros; soldados á que dice que los españoles esterminadores llamaban orciones ó confederados, y que debian sin duda ser de distinta especie de los indios que Raleigh encontró en las márgenes del rio Caora, llamados cenaipamonas, los cuales tenian la cabeza pegada á los brazos, y en estos los ojos, la boca en el pecho, y el pelo en las espaldas (1). Con decir yo, pues, que en la trasmigracion de los fundadores de este gran imperio se encontrará la razon de la disminucion de los indios del Perú, habria dado una respuesta tan concluyente, como lo son los argumentos en prueba de que la disminucion provino del espíritu esterminador de los españoles. Pero me contento con indicar esta respuesta, como muestra de lo que han desvariado sobre las cosas de América los mismos que han viajado á ella, y de lo que por consiguiente desvariarán todavía mas los que nunca la visitaron-

Prosiguiendo ahora mi análisis de los censos del Peri, del modo que puedo hacerlo por conjeturas que me parecen fundadas, ya que nunca he logrado ver los dichos censos, por mas que soficitamente lo he procurado, forzoso creo que me será partir, para una verdadera comparacion, de lo que á cerca de la igualdad de estension territorial á que ellos pueden contraerse, nos dice Humboldt: á saber, que el millon y medio de indios que segun el padre Gisneros aparecian por el censo del virey Toledo, eran los que se hallaban espareidos desde el rio

<sup>[1]</sup> Puede levre el estructo de esta cariora relacion en el viage de Daurion Lavaisse d los islas Trinidul, Tubago y Margarita, y otros diferentes puntos de la Venezuela, cao. 3.

Tumbez á Chiquisaca, que era casi la estension del último vireinato del Perú (1). El censo de Gil de Lemos está unicamente limitado á solo las siete provincias de la demarcacion de su tiempo, que eran Lima, Cuzco, Arequipa, Trujillo, Guamanga, Guancavelica y Tarma, en las cuales resultaron 608.911 indios, 136.311 blancos europeos y criollos, 244.457 mestizos, 41.404 mulatos, 44.336 esclavos: total 1.075.399 (2). Pero á la poblacion de estas provincias hay que agregar la de los distritos de Punov Guavaquil, comprendidos en el espresado territorio desde el rio Tumbez à Chiquisaca. La de Puno ascendia, segun Miller, á 300.000 almas, de las cuales las cinco sestas partes eran indios; y la de Guayaquil y otros distritos que tampoco pienso comprendidos en el censo de Gil de Lemos, aunque debiendo pertenecer á él segun la citada delineacion de Humboldt, no pueden computarse en menos deotro tanto, si nos atenemos á los datos que nos suministra el atlas geográfico, estadístico y cronológico de las dos Américas por el método de Lesage, y publicado por Buchon en Paris el año 1825.

El mas que millon y medio que por esta cuenta aparece haber de habitantes en el vireinato del Perú al tiempo de Gil y Lemos, no corresponde sin embargo, se dirá, al de solos indios que habia en tiempo de Toledo. Verdad es, si el cosso de Gil y Lemos hubiera de reputarse esacificación, lo cual no puede ser, á menos que no se diga que posteriormente á él, y durante todavía la dominación española, la población india del Perú tuvo un incremento-estraordinario; lo cual será perfectamente igual para rebatir el cargo del espéritu esterminador en los españoles.

Del censo de Gil y Lemos no podia Humboldt, ni nosotros podemos tener mas confiauza de la que el mismo-Humboldt tenia del que dos años despues se hizo en Santa Fé sobre la pobliacion del nuevo reino de Granada; la cual, aunque por el censo parecia no esceder de 1.279-440 almas,

<sup>(1)</sup> Citado ensayo, lib. 2.º, cap. 4.
, (2), Al tiempo de bacesse la suna de dicho censo debió incurrirse en algunaequisocación, porque la que so socio en el era 1.076.997.

Humboldt no computaba haber menos de 1.800.000 (1). El censo que en 1812 se hizo de la presidencia de Chile le daba á esta 1.200.000 habitantes, sin comprender los indios independientes, ni las 26.000 almas de las islas de Chiloe, lo cual basta para descubrir la inesactitud del censo de Gil y Lemos, pues que desde luego salta á la vista, lo imposible que es el que en la mayor estension del Perú, y en su mayor población por minas y comercio, solamente hubiese 500.000 habitantes, como era preciso que fuera, si segun Humboldt en el Perú y en Chile juntos no habia sino 1.700.000 habitantes. El vireinato de Buenos Aires aun despues de la separacion del alto Perú, hoy república de Bolivia, Entre-rios, Paraguai, Montevideo y la Banda Oriental, no bajaba, segun Buchon, de dos millones y medio de habitantes, entre los cuales hay muy pocos negros y mulatos, y si muchos indios (2). Tan enorme diferencia respecto á lo que de él anteriormente se pensaba, que sería ridículo é insensato atribuir á efecto de la independencia, que todavía no ha traido sino guerras y anarquía, muestra evidentemente que el censo por el que se suponia únicamente poco mas de un millon de habitantes en el vireinato del Perú, no debe merecer mas fé que el cálculo por el que únicamente tambien se suponia poco mas de un millon de habitantes en el vireinato de Buenos Aires. Cuando Humboldt calculó la poblacion de este último, espuso bien la desconfianza que tenia de su cálculo, diciendo que se reservaba rectificarlo por mejores datos. Lo equivocado que debia ser el que hizo, es bien ostensible de suvo, reflecsionando la escasa poblacion que daba á un vireinato tan estenso, y que de ninguna manera guardaba proporcion de ninguna especie con la respectiva poblacion de otros territorios de la América

<sup>(1)</sup> Véase su citado ensayo, lib. 5.º, cap. 12, y el suplemento á la misma obra.

<sup>(5)</sup> Judios balhi en la provincia de Baernos Aires 1398, en la de Córdera 1599, en la de Cordera 1599, en la de Pouto 35-89, en la de Pouto 35-8, en la de Pouto 35-8, en la de Pouto 35-8, en la Churcas 1549, 25tal 9-59. — En la provincia de la Paa balhi (col balhitunte de tebla entata. En el Pareguai 50-98 eni deola indire. — En Nouveriede de fel arsh balbitunte. La poblacion de Sunta Fé, Eutra-rios y Handa Oriental ascendia à 50-9 almas sin comprender los indica.

española, donde no se descubria motivo de tan grande di-

ferencia relativa de poblacion.

Si con solo el proporcionado aumento que por los referidos datos debe hacerse al censo de Gil y Lemos, hay sobrado para convencerse, de que en idéntico territorio del Perú la poblacion indigena de su tiempo no se habia disminuido especificamente respecto á la que ecsistia en el del virey Toledo, aun sin recurrir á transmigraciones de hombres, mayor fundamento hallarémos de creerlo recurriendo à las verdaderas transmigraciones, por decirlo asi, ó transformaciones que hubo de sangre. Por estas últimas transmigraciones ó transformaciones puede muy bien, como ha podido y solido á veces, estimarse disminuida aparentemente una casta que no ha sido sino alterada ó modificada; idea de que no han debido prescindir los que empeñados en ponderar el esterminio de los indios despues de la conquista, no han podido sin embargo, negar que al mismo tiempo las castas crecian sensiblemente (1), pues que tanto de la poblacion indigena anterior á la conquista, como de la que posteriormente subsista en todas sus ramificaciones no puede hablarse en razon sino se atienden todos los datos correspondientes.

Paréceme obvio por lo diclo hasta aquí, que está muy lejos de probarse que á principios del siglo diez y nueve la población indígena del continente de la América del Sud era inferior á la del tiempo de la conquista. Mas aun cuando aparcentemente lo fuese, todavia restaria indagar los motivos de ello, para ver que resultado nos daban. Inmensos territorios quedaron en el continente americano del Sud, contiguos á los que verdaderamente puede decirse que ocuparon los españoles, y que siguieron esclusivamente ha-

<sup>[1]</sup> Nota que David Barri puso en el cap. 3.º, part. 2., de las noticios exercetus que en Londres publicó el año 1526, escritas por don Jorge Juan, y don Antonio Ulloa en informe reservado que é mediados del siglo anterior deron al gobierno español sobre el estado del Perú.

De la m-zela de unas razas con otras se origina ser abundantes las generaciones que resultan de mugeres indias, cunto mayor est a disminucion de las indias, dice don Antonio Ulloa en el entretenimiento 19.º de sus noticias americanas.

bitados por indios selvages; á estos territorios solian tambien irse retirando algunos otros indios de los que á ocasiones estuvieron comprendidos bajo la dominación española, así como igualmente se fueron retirando á lo interior del pais muchos indios que poblaban lo poseido hoy por los E. U. de la América del Norte, o por los ingleses del Canadá, ó por los ingleses, holandeses y franceses de la Guavana. Seguramente que los que nos cuentan la disminucion de los indios en el continente que dominaron los españoles; no fueron á contar cuantos de estos indios vivian todavía entre los indios selvages. Ni al computar la aminoracion de la raza india, se ha ido tampoco á investigar la parte que de ella se ha convertido en sangre criolla ó mestizao refundido en las demas castas. Las invasiones que frecuentemente han sufrido todos los pueblos de Europa, nos imposibilitan discernir cuales scan los genuinos restos ó descendencia de naciones que por sus monumentos públicos y por sus escritos llegaron á hacerse célebres, y hasta cuva lengua, no obstante, se perdió del fodo. ¿Quien se atreverá á describirnos cual es la legítima ó pura progenie de pictos y caledonios, de pelasgos, de etruscos, de celtas, ó turdetanos? Por el contrario á simple vista de ojo distinguira cualquiera, sin vacilar, á los judios, que aunque arrojados de la Palestina y dispersos por todo el orbe han conservado su fisonomía particular, á causa de que sus matrinonios se celebran esclusivamente entre ellos mismos. Y se dirá por esto que fueron aniquiladas tantas otras naciones, cuyos individuos se mezclaron y confundieron con estrangeros de ellas? ¿Se dirá que lo han sido particularmente los egipcios, si como fundadas congeturas lo hacen presumir, originariamente eran negros? ; Cuantas modificaciones no es preciso que haya sufrido, para tantas variaciones de semblantes como vemos hoy, el tipo de los únicos tres orígenes de que algunos derivan todo el género humano (1), propagándose por ellas en vez de estinguirse los primitivos origenes? Si, como muchos filólogos preten-

<sup>[1]</sup> El caucásico, el mogólico y el etiópico. Otros añaden el malnyo y el americano.

den, las lenguas todas presentan testimonios indudables de una completa fusion que al género humano trageron las emigraciones salidas de las creatas del Indo y del Caucaso, ¿se dirá por esto que los escandinavos que se dirigieron hácia oriente, y los indo-chinos que se dirigieron hácia el norte, esterminaron todo lo que en su tránsito ó mansion encontraron?

Los españoles y los negros careciendo en América de mugeres de su especie respectiva en proporcion de sus ecsigencias físicas, necesariamente habian de recurrir á las mugeres del pais. De los hijos de españoles, nacidos de esta union, pasaron unos por criollos, esto es, por españoles americanos, y otros por mestizos, así como tambien ha sucedido con muchos que nacieron de españoles y inulatas, y aun de negras. Aumentándose así la especie criolla y las castas, no se descuidaban ellas tampoco en procrear de la misma manera, y á sus descendencias transmitian igualmente el nombre, ya de criollos ó ya de mestizos (1). Los curas como mas internados en el pais, y con mayor comunicacion con los indios, contribuyeron poderosamente á esta mezcla, pues que lejos de ocultarse, hacian alarde del gran número de sus mancebas y prole-El descaro con que esto se practicaba, puede verse en el capítulo 5.0, parte 2.1, de las Noticias secretas de don Jorge Juan y don Antonio Ulloa; descaro que solo podia ser igual á la liviandad y disolucion con que los eclesiásticos franceses vivian en la isla de Santo Domingo (2).

La confusion resultante de este cruzamiento de castas, en cuya virtud los indios engendraban asímismo mas ó menos de mulatas y mestizas de toda especie, si bien no puede haber dejado de impedir la conservacion de la total raza puramente indígena de la América, no menos nos impide el averiguar la cantidad ó porcion de ella que se con-

<sup>(1)</sup> Por criollos han solido entendersel los hijos de español é india. Yo uso la polabra mestizo en su mas lata acepcion, que es la procedencia de cualquier mescal de razas diferentes.

<sup>(2)</sup> O'M'ell, consideraciones generales sobre las tres clases de la poblazion de las colonias francesas. Paris, 1814.

serva mista y refundida en otras castas. La dificultad de esta averiguacion es idéntica á la que se siente en todas las naciones del mundo que han sido conquistadas, y cuyos vencedores en vez de esterminar á los naturales del pais vencido, lo que hicieron fué amalgamarse con ellos. Y así aunque un erudito historiador moderno dice, que los criollos españoles no tienen mas razon de llamarse megicanos ó peruanos, que la que los ingleses tienen para llamarse británicos (1), esto puede únicamente aludir a la propiedad ó impropiedad de la aplicacion del nombre de la primitiva originaria estirpe, pero nunca significará que los ingleses que en union de los sajones dominaron la Britania, dejasen de mezclarse intima y familiarmente con los naturales de esta, ni que los españoles y sus hijos los criollos dejáran de mezclarse del mismo modo con los naturales de Mégico y del Perú. Así por consiguiente tampoco mientras no se manifieste cual y cuanta es la parte de sangre india, que circula hoy por entre las distintas castas. que habitan el continente americano del Sud, no concederé yo que actualmente sea en menor cantidad ó porcion que la que alli ecsistia al tiempo de la conquista, aun cuando en realidad la poblacion puramente indígena pareciese disminuida. Y digo pareciese, porque de contado por lo que respecta á N. E. ya hemos oido al baron de Humboldt, que dicha raza puramente indígena se ha aumentado desde entonces. Este aumento, segun los estados de tributos, habia sido estraordinario en el último siglo. y especialmente en la segunda mitad de él (2).

Las reflecsiones que acabamos de hacer sobre las dos causas de disminución aparente de la población indígena, serán reputadas nulas para aquellos que juzguen comprobado el espíritu esterminador de los españoles por el solo egemplo de las grandes Antillas que estos poseen ó poseyeron algun tiempo, y donde dicen que no se conserva indio alguno.

De la falsedad de este hecho tenemos datos positivos

(2) Lib. 2. 2, cap. 4. 2

<sup>(1)</sup> Nieburh, historia de Roma, sec. sobre toscanos o estruscos.

por el testimonio mismo de algunos estrangeros relativamente á dos islas, que fueron separadas de la dominacion española. Indígenas debia haber en Jamaica aun en 1760, cuando á consecuencia del alzamiento de los negros una de las providencias que se tomaron, fué que ningun mulato, indio, ó negro pudiese vender ó pregonar por las calles en venta sino pescado fresco ó leche, so pena de ser azotado (1). Muchas naciones de indios encontró Walter Raleigh en la isla de la Trinidad, segun la relacion que él mismo hizo de su primer viage en 1595, cuando contempló bastante el derecho de la reina Elisabeta para dominar en la Guayana, «por el mero hecho de haber él tomado posesion del pais en nombre de aquella reina, y por el mal écsito que habian tenido los españoles y otros que habían querido apoderarse de él. » Con dichos indios, aseguraba Raleigh haber hecho la guerra contra los españoles hasta tomar por asalto el fuerte de S. José en la mencionada isla de la Trinidad, cogiendo prisionero al gobernador don Antonio Berreo, y pasando á cuchillo la guarnicion, que era de treinta hombres. Desde que en 1783 el gobierno español puso atencion á la isla de la Trinidad, y no solo dió estraordinarias franquicias á su comercio, sino que permitió espresamente que en ella residiesen estrangeros, y aun concedió asilo inviolable á todo el que fuese a ella por cualquier motivo sin escepcion. la isla en solos seis años admirió tan prodigioso aumento de poblacion, que puede citarse como de único egemplo en América. En esta poblacion de 17.627 almas, á que ascendia ya el año 1791, se conservaron siempre indígenas, y todavía en dicho año eranellos en mayor número que los blancos (2). No sé vo que verdad se tenga la asercion de otro escritor tambien estrangero sobre que aun restan en Cuba algunos llamados indígenas, á quienes el gobierno ha concedido muchos pri-

<sup>(1)</sup> Smallet, continuacion de la historia de Inglisterra por Hume, cop. 19. (27) Datation Locaises, Hugar Citado. — Por el censu de 1811, persentado al gobierno ingles, la polhacio de la Trinidad aparecia elevada á 59.5/19 almas. Pero es menestes advertir que, el aumento mas considerable lababa provenido de la introlucción de negros seslavos, los cuales por dicho censo eran 31.000, cumado en tiempo de los españoles no gasband es to.100.

vilegios (1); pues que el cúadro estadístico de aquella isla, que ya hemos citado, nos dice que á pesar de los esfuerzos hechos por el godierno español para la conservacion de los indios, la casta pura de estos habia desaparecido allí en virtud de emigraciones y de mezela con los europeos.

Siendo esactísimo, como lo es, el señalamiento de estas dos causas de la desaparicion de los indígenas de las Antillas españolas, poco conforme he de hallarme en que ellas no han influido de modo alguno al efecto, cuando de una parte la historia nos refiere las transmigraciones de indios isleños al continente vecino, especialmente de Yucatan y las Floridas, y de otra parte hubo siempre el mismo estimulo para el cruzamiento de castas (2). Mas aun dando de barato que en las Antillas se verificase lo que no se ha verificado en otras islas poseidas por los españoles, como las de Chiloe y las Filipinas, donde la poblacion indígena se ha aumentado mas bien que disminuido (3), y donde ella mas entregada á sus propios sentimientos ha acreditado mayor afecto á los españoles, que el que se ha visto en otras partes donde entraron agenas sugestiones interesadas (4), no debe esto llamar nuestra atencion en busca del

(1) Huber, ejeada estadistica de la isla de Cuba. (2) En la descripción que Weuves hace de la parte española de Sto Domingo

<sup>(2)</sup> En la descripcion que Weuves hace de la prite española de Sto Domingo se ve que por toda esta se lualban españolas masa minista de sangre española, americana y africana. Reflectiones históricas y políticas sobre el comercio de la Francia con sas colonias de la América, impresas en Ginebra, año de 1780, part. 2., cap. 2.

<sup>(3)</sup> Segun el estado de los islas Pilipiasa en 1810, brovemente descrito, y publicado por don Comais Comir en 1820, e a launento de los initios de aquellas islas en los 18 años que corrieron dosde 1791 á 1810, labila sido de mas de un 52 p. § En la población total de las mismas que por cidendos may diminantos, y sin incluir las varies portes no reducibas á la dominación espeñado, está graduada por Comin 2,536,646 (individues, les blancos de toda especia spansa llegan á 4,000. Ya se sube que allí no hay negras ecdavas. Para las sides de Chilor no tengo dotos ten pastitos á que referieme, pero vasias personas que Ultimamente las visitaron, me han asegurado que la población indígena crecta ce ellas.

<sup>(4)</sup> Por demas os hablar de las de esta elas de los estrusperos que en los Apunes se prinen hien de manifiesto. Con respecto à las interias los autors de das cirulas noticias acercias, despues de encarecer la lealad de los indios al godierno español, explienton quietes erna las gentes de que polia temerse insurreccion en América. «Si se publice gener algun recelo, quieron, de subdevacion

motivo de la diferencia? Y dejará de percibirse desde luego el motivo en la infinidad de ataques y de escursiones, que sobre las Antillas no ha dejado de estar haciendo desde el

en alguna clase de gentes en las indias de aquella parte meridional, deberia reeaer esta sospecha sobre los criollos ó sobre los mestizos, los cuales entregados à la ociosidad, o abandonados à los vicios son los que causan disturbios.» Cap. 3. parte 2.

En 1762 se presentó delante de las islas Filipinas, sin que en ellas se tuviese siquiera noticia de la guerra, el almirante Cornis con 13 buques, en los cuales iba el brigadier Guillermo Droper con 6.830 hombres. Aun cuando no se tomaron en Manila las providencias correspondientes y proporcionadas á sus pocos medios de defensa, por ser un obispo el que hacía de capitan general. la guarnicion que no posaba de 941 hombres, inclusos 85 artilleros indios y 300 milicianos de las cuatro compañías del comercio, hizo una vigorosa defensa desde el 22 de setiembre al 5 de octubre que duró el sitio, el enal annepie acabado por capitulacion, no salvo del mas horroroso sequeo a la ciudad. El valiente oidor don Simon de Anda, que la vispera de la rendicion de la plaza haltia salido de ella para juntar recursos con que hostilizar á los invasores, desempeñó tan completamente su objeto, que en los diez y ocho meses que los ingleses permanecieron en Manita logro, apesar de los aucsilios que los dalan los chinos. ercenarios tanto, que al concluirse la campiña por la piz, se hallaban redu-cidos á poco mas de 800 útiles y encerrantos en Monita, al paso que Anda eradueño de las islas y contaba mas de 10.000 hombres de egército , habiendosido poderosamente asistido de los indios, y en especial de los de las provinciasde Bulacon y Pampanga. Eduardo Malo de Luque, hist. polit. de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas, tom. 5., lib. 6., cap. 10.

Algunas provincias de las islas Filipinas se hallan mucho mas pobladas que las de América, y todavía en cllas es mucho menos considerable que en estas el número de españoles, los cuales se encuentran respecto a los naturales en rezonde 15 à 25.000. No obstante esto, y no obstante la fuerza de los ecemplos deotras colonias que quieren ser independientes, en Filipinas, dice F. Francisco-Villacorta, no ha habido la menor tentativa de independencie, pues en la que hubo en Manila el año 1823, la que por el valor y estraordinaria actividad del Br. Martinez, capitan general de las islas, quedo comprimida y enteramenteaniquilada en menos de doce horas, no tavieron la mas minima parte los pueblos de los indios. Administracion espiritual de los padres agustinos ce: dada a lus en Falladelid, año 1833.

Para substraer de la dominacion española las islas de Chiloe han sido precisas varias espediciones formales de Chile, que derrotadas primero; aunque niondada una de ellas en felirero de 1820 por el célebre Lord Cochrane y el surgento mayor Miller, no llegaron a lograr su obgeto, sino despues que el gobiernoespañol habia dejado porder todas sus pososiones del continente americano, y fué lo último que se perdió en 1826, cuando absolutamente les faltaron todos los medios de defensa. En toles defensas de unas y otras islas visto es que los que las sostenian eran principilmente los indios, mediante á que los españoles europeos eran poquisimos.

De la neutralidad de los indios en el alzamiento de li América, ó mas bien de su indiferencia en esta cuestion entre criollos y europeos, nos presentael ingles Miller dos pruebos incluetables. La primera diciendonos que durantela revolucion observaron los indios Pehamoes una estricta neutralidad... y descubrimiento de ellas la filantropía de los estrangeros? De todos modos es tambien muy de notar que precisamente la isla de Santo Domingo, donde mayor se supone la dis-

que como no inclinados sinceramente á ningun partido vendieron inmediatamente, segun el general San Martin habia previsto, al general español Marcó del Pont el secreto de que los patriotas intentaban invadir à Chile por los puertos del sud de los Andes. La segunda hablándonos de las erueldades que indistintamente egercian los indios araucanos contra españoles y patriotas d causa de que se ocupaban poco del partido por quien lidiaban, con tal de que sirviesen de instrumento para la destruccion de alguno de ellos, puesto que consideraban ambos como enemicos naturales. Aun de estos indios araucanos asegura esplicitamente, que el general realista Sanchez tuvo el arte de atracrlos en su ajuda, y que el corage que mostraron contra los patriotas embarazó las operaciones de estos contra Valdivia. Memorias citadas, tom. 1., cap. 4, 5, 10 y 11.

Notablemente mayor que este embarazo fué el de las perdidas que al eger-cito libertador ocasiono el levantamiento de los indios de Guanta, Huancavélica, Chincheros, Huando y pueblos inmediatos contra el, asesinándole mas de 100 enfermos con su escolta, junto con la que acompañaba una parte del bagage... Las alturas que dominan al pueblo de Quinua estaban ocupadas por indios de esta especie, que tuvieron la osadia de aprocsimarse hasta media milla del campamento de los patriotas, y quitaron à una partida de dragones varias cabezas de ganado. En los quince dias anteriores las bajas del egercito libertador ascendian á 1.200 hombres, de forma que en Quinua no llegaba su fuerza total á 6.000 hombres. Esto era poco antes de la batalla de Ayacueho. Alli, tom. 2., cap, 25.

Si muchas veces se vió à los indios levantarse y pelear contra los españoles, el mismo Miller nos euenta, que como los que en Iluaneavo les opusieron una valiente resistencia, fué estimulándolos à ello, y que este estimulo consistia en Marles dinero, ó en regularles mulas. Alli cap. 13 y 14. De las partidas de guerrillas de montaneros y limeños que auesilirban a los patriotas, no nos bace Miller la mejor pintura, va hablandonos de los holgazones y hombres de mala conducta unidos à las primeras, ya de la hez del populacho de Lima, de que totalmente constilan las segundas. Alli tom. 2., cap. 23. En otras partes, y es-pecialmente en la N. E., el movimiento de los indios era debido a las predicaciones de los curas criollos.

La antipatía que en los gauchos descubrió Miller contra los españoles, y que tan opuesta es al aucsilio que à estos daban los guesos, està bien esplicada por la absoluta esencion de todo yugo en que los gauehos querian vivir, pues que San Martin mismo se vió obligado á construir cuarteles à una milla de distinois de la ciudad del Tucuman, y à cercarlos con un foso y parapeto, para apue no solo le sirvieran de punto de apoyo, sino de guarda contra la desercion de la soldadesca gauella, que educados en una casi absoluta independencia perannal estaban siempre dispuestos à sepirarse, y erin einterrios à toda sugecion; por caya razen era muy dificil ostablecer entre ellos la disciplina tan opuesta à la vida errante y vagalunda à que estaban acostumbrados.» Allí, cap. 3.

Posteriormente la guerra que los indios bacen à los actueles republicanos de Buenos Aires prueba bien el afecto que nunea les profesaron. El propio Miller no pudo dejar de reprender ya en su tiempo las usurpaciones de tales republiganos contra los indios. Hablando de los puestos militares que los argentinos essaldecieron en Charcomus dice, «esta medida era una usurpacion directa sobre (59)

minucion de los indígenas, fué la que siempre estuvo mas favorecida en el permiso de ir estrangeros á ella, como puede verse en las leyes IV.ª y V.ª del título 1.º, libro 9.º de la Recopilación de Indias.

La Reina Católica en instrucciones que serán siempue una de las piedras preciosas de la immarcescible corona de su gloria, no solo estuvo constantemente encargando á los conquistadores, que tratasen á los indios con toda humanidad y dulzura (1), sino que en 20 de junio de 1502 desaprobó la remesa de algunos de los de la isla de Sto. Domingo, hecha á España de órden de Colon; y mandó que fuesen inmediatamente devueltos á su pais natal (2). Esta providencia no solamente quedó estampada perpetuamente en el código de Indias, sino que ademas se ordenó en el que ni siquiera pudiera obligarse á los indios á trasladarse de países calientes á países frios, y vice versa. Posteriormente en tiempo de Cárlos 1.º, la especie de tratado que Barrionuevo hizo con el cacique Enrique, aseguró á este y á todos los indios que quisieron seguirle, un es-

el territorio de los indios incivilizados, à los cuales habian errojado al interior para que el territorio de la república tuviese limites mas proporcionados. No en poc obcesante el que las beponetes de los crivillos que expulsaron de los espos obcesante el que las beponetes de los crivillos que expulsaron de territorio, que a la república de Buenos Aires se le antojaba ocupor. Los de Buenos Aires interior rectora para quejence de las operaciones que sufirierent; pero al territorio, que a la república de Buenos Aires, atribieron tercon para de la república de Buenos Aires, atribieron; pero al telego de injusticios recepturarios à los nuevomente ennocipidos, de la inconsecuncia de su conducta.... «El gobiero de Buenos Aires, prosigue, querio quitr a los indios otra patte de terrano de las Pampas, que dejase la interior que tata de terrano de las Pampas, que dejase la interior que tata interciones procedian de motivos tan plausibles como fos del emperador don Peldo, que las pretentos de volundes ras territorio, quiso anie in la baula oriental no de diferen tanto, como quieren huer terre, a la escaion se processa. Alli, cop. 6.

<sup>(1) «</sup>El alma sublime de label nos dies un americano del norte, familiaizado com la biscaria de cata innocata y hercias veina, anuque velosa en promover la fe cristiana, nunca quiso la veterminación de los infeles... Ais us casistere ex venerado anu de los moros mismos. Mustinggon deving, cronicadde la conquista de Granada. cap. no p. 79. Cietamente si la mano generosa de lastel habites empuñado so de extro de la Espiña, la impúnición no haloriaternido lugar en la geninada, como no lo tavo para con los indios reputados subdirios mismamente de la corona de Castilla.

<sup>(2)</sup> Coleccion citada del Sr. Navarrete.

tablecimiento en el sitio que ellos eligieron, que fué el de-Boya, donde vivian á su modo y con jurisdiccion propia, sugeta únicamente á los recursos de apelacion ante la Audiencia. En la isla de Cuba se formaron de propósito para habitacion de los indios la villa de Guanabocoa y los pueblos de Cauci y Giguani. Si algun deliberado intento de erueldad pudo imputarse á los españoles á la sazon, es elque ejercian para salvar á los naturales de aquellas islas. y aun del continente inmediato, del furor de los caribes. respecto á los cuales únicamente la Reina Católica autorizó con tal idea la esclavitud (1). Estos caribes sí que eran una raza verdaderamente esterminadora de los otrosindios de la América, y tanto mas terrible cuanto era masguerrera y conquistadora (2). Sin embargo, ya en 1532-los españoles, á pesar del abandono en que Cárlos I.º dejaba las cosas del reino por su ausencia de él, proscribieron aun la esclavitud de los caribes, y nada dejaban de arbitrar en ventaja de los indios con la suma diligencia que acerca de ello acreditó el benemérito obispo, gobernador y presidente de la N. E., don Sebastian Ramirez (3). La subsiguiente esclavitud de los negros adoptada por los españoles para la América, fué igualmente dictada por undeseo de preservar á los indígenas. De suerte que en lugar de que en ningun sentido pueda atribuirse á los españoles una intencion esterminadora de la raza india, aun

(3) Herrera, hist. de las Indias, dieada 5, lib. 1 y 6.

<sup>(1)</sup> Véase su provision de 30 de octubre de 1503 en Segovia, en la misma coleccion.

aquellos actos suyos que mas crueles parecen, no prueban

sino un empeño contrario.

Con este empeño iba de acuerdo el interes mismo de los españoles desde que por su sistema de encomiendas cada encomendero debia sentir, no menos que debe sentirlo todo amo de negros, el provecho de tener y aumentar el mayor número de hombres posible que trabajase en su beneficio. Bien anómalo seria mostrar mayor crueldad con aquellos á quienes se intenta aliviar, que con los que se buscan para el alivio. Habria y hubo abusos indiscretos. En Santo Domingo se notaron inmediatamente, cuando los indios reducidos á un tenor de vida y á trabajos á que no estaban acostumbrados, ni para los cuales se probó luego ser aptos, comenzaron á resentirse de ello. Su débil complecsion física no era capaz de soportar las fatigas de las minas, ui las recias labores que ecsigia la caña de azucar, que los españoles les llevaron de Canarias. Pero esta incapacidad fué conocida en breve, pues que ya Ovando, primer gobernador de la isla, crevó deber ocurrir á ella por medio de una colonia transplantada de las islas Lucayas, y el famoso Casas por medio de los negros africauos. La tristeza que á todo selvage cuesta al principio pasar del ocio y la vagancia á la sugecion de la vida social v à rudas faenas, debió incuestionablemente influir en aquella decadencia numérica de indios, de que se quejaban Ovando y Casas, y á la cual contribuyera tambien la viruela. Mas nunca tales quejas pudieron dejar de ser ecsageradas, atendiendo al corto plazo que para un efecto tan sensible habia mediado entre ellas y la conquista.

Yo no sé como de buena fé pueda haber habido quien osára afirmar, que en Santo Domingo ecsistia un millon de indios á la llegada de los españoles. Si de buena fé pro-cedicesen los que así lo han afirmado, en buena lógica no cabe que nadie lo oíga sin risa. La isla de Santo Domingo en su mayor prosperidad, cuando estaba llena de pueblos considerables, y sus campiñas abundaban de cultivo y de hazos, cuando la primitiva decadencia numérica de indios habia podido ser demasiadamente reparada por la posterior introduccion de castas, cuando en fiu la

parte sola francesa daba mercado á cien millones de francos para el comercio de su metrópoli, y de sus productos propios, que ascendian á doscientos millones. la enviaba porcion muy considerable, con la cual la metropoli no solo balanceaha la diferencia del esceso de sus importaciones sobre sus esportaciones respecto al mercado europeo, sino que adquiria un sobrante de entidad, que convertido en moneda animaba su industria (1); la isla de Santo Domingo en esta su mayor prosperidad del año 1789, nunca contó arriba de 676.443 habitantes de todo color y nacion. Humboldt guiándose por datos del gobierno de Haiti supuso posteriormente algun aumento, pero poco habrá que fiar de tales datos, emanados de un gobierno que tenia interes de alucinar con aumentos de poblacion, que es imposible concebir en el descaecimiento á que la barbarie va presurosamente reduciendo una isla, de donde ha desaparecido su anterior agricultura y comercio. Por lo tanto el ingles Makency y el frances Millien, agentes que han sido de sus respectivos gobiernos en Haiti, serán los que mas se aprocsimen á la verdad, rebajando á menos de 600.000 almas la poblacion actual de la isla (2).

Mas como quiera que esto sea, ; qué dosis de candor ó que refinamiento de malicia no es menester para aseverar, que cuando á la llegada de los españoles no habitaban la isla de Santo Domingo sino indios selvages, desnudos absolutamente, sin instrumentos ni aperos de labranza, sin plantas cereales, sin animales cuadrúpedos y sin nada de lo que constituye las artes, las necesidades y comodidades del hombre civilizado, la poblacion de la isla era, sin embargo, mucho mayor de la de 1789? Menester será una dosis de candor, ó un refinamiento de malicia, igual al necesario para figurarse las idas y venidas de ejércitos de 40.000 hombres en las miserables piraguas de los indios lucayos. ¿Cómo una poblacion de un millon de habitantes en un pais muy adecuado para su natural defensa por sus rios y montañas, no se hallaba en estado

<sup>[1]</sup> O Sheill consideraciones citadas. [2] Balbi, compendio geográfico, pág. 1179.

de resistir las agresiones de los caribes? ¿Cómo tampoco se hallaba en estado de suministrar el alimento de los pocos españoles que aportaron á la isla?

Las ponderaciones de los mismos españoles conquistadores acerca del gran número de habitantes de la isla tenian el mismo orígen que sus ponderaciones sobre la riqueza metálica de ella. Las minas del oro que allí manaba por todas partes se esterilizaron presto, lo mismo que se secaron los chorros de plata, que allá en antigua data los casuales incendios sacaban derretidos de los Pirincos (1), 6 como se agotó la madre del dorado Tajo. Pudo efectivamente, como acaso sucedió en este, haber en los rios de Sto. Domingo algunos granos de oro, y recogerse como Stevenson nos refiere que se recogian en su tiempo en varios parages de la América meridional española, y especialmente el de Barbacoas en la provincia de Quito (2). Pero de esto á aquellas inmensas moles tan someras en la tierra, que las mugeres de Santo Domingo las tocaban con un palo, y sacadas sin mas trabajo se convertian en platos de servicio de un gran cerdo en la mesa, y á la abundancia con que hubo oro para en 1502 cargar 21 barcos que maladadamente perecieron todos en el mar, hay la diferencia misma que de la realidad á los ensueños, la misma que entre la verdadera poblacion de la isla y el millon de habitantes que se suponen à la conquista (3).

<sup>(1)</sup> Algo mas selednete hubo de costar mayor dificultad el encosture las minas de orn y de plata y de stara varios metale en España, pues que Dioleno de Sicilia nos asegara que halidiuldas-le-méficiado los entragines-s; un se advertia trabajo alguno de est genero que no estaviose comezando en tiempo de ellos, sin que posteriormente se bulsiese intentado ninguno nuevo. Diblioteca histórica, tib. 1. Por dicho hencidico no se agostaro cietámente las minas de varios metales que tanto abundaban en España; pero les de con y plat i habieron cesi de agotarlas, segan parer, los extegienese, anonque los espinoles que por mayor especio de tiemp in dominom controles acuaricanos, depron hen provinta chivia las des No. Domineo.

<sup>(2)</sup> Narrativa de una residencia en la América del Sud por espacio de veinte años, tom. 2, cap. 15.

<sup>(3)</sup> Preocupado don Antonio Ullos con su favorita idea de gran disminucion de los ifalios, dedujo de la misma comparacion que aquí hacemos una Bácion contraria. e En las is'as de Cuba, dijo, Sto. Domingo, Janaica y las demas de aquella parte sucede en este puticular lo mismo que con el oro y la plata,

Hartas pruebas nos dió aun el gran Colon de sus equivocaciones sobre el tamaño y situacion de las islas que descubria, de algunos de los naturales de ellas, á quienes retrataba con colas, y de aquel coutinente que juzgaba hañado del Ganges (i), para que no nos pougamos en guarda contra los errores en que el ahinco de dar importancia y maravilla á descubrimientos y adquisiciones le hizoincurrir á el, como generalmente ha hecho incurrir á todos los conquistadores y viageros del mundo.

Me he coutraido muy particularmente á hablar de la población de Santo Dosuingo al tiempo de la conquista, porque es el término de comparacion, donde en vista de mejores noticias podemas graduar la esageración del supuesto millon de habitantes que la isla tenia entonces, lo cual debe servir de norma para el debido aprecio de los demas cómputos de indígenas esterminados por los españoles en el resto de sus conquistas americanas. Segua lo que llevo espuesto, aun dudo escederme creyendo que los indíos, que los españoles hallaron en Santo Domingo, fueran los 50.000 que corresponderian ateniendonos á lo que aparece de otros cálculos modernos respecto á una isla descubierta poco ha por estrangeros (2); y cuya raza en vez de laber sido esterminada, se conservó pura entre los selvages del continente americano, ó mezclada con las

que puede dadares ai los ha habido antes de la conquista, ó à lo menos si cracomo la abundancia que se hallacom segon las poses señales que sobietan de ellos a Astécias americanus, entretenimento 19. Altora mis l'estores juzgaran cual de Do dos recivimientos es una ensate; si el de que en el número de indissa bubo la unisma congenecios que en el de las minos, é el de que estas desaparecieron como los fuilles.

<sup>(1)</sup> Citada coleccion del Sr. Navarrete.

<sup>(2)</sup> Cunudo en 1768, Cook al signiente año de descubirrta Otaiti por el capitan Wallis, enleuló su poblacion, la dió 100.100 almas. Succeivamente lué atte cálculo relajándose por otros á 49.000, 16.000 y 5.000. Humboldt, ensayo att. lib. 2, cap. 4.

De este Lecho à se ha de convenir cu que el calculo de Cook fuir estagecado, coan o la primo, ó en que se en Otati un han indiado lan españoles para al esterminio de los indios, el esterminio de los indios se las sistes presidos por les espuñoles pundo verificares esí que estos turviene deliberada culpa de el, poreciliendo à veces de cuass adventicia lo mismo en pira s conquistados que en los que no lo sun, quando ellos yarian en algo po anterior modo de vida.

(65)

eastas de la misma isla (f). Y como estas castas provinieron alli, segun tambien hau provenido en las demas conquistas españolas de América, de la confusion de la estirpe indigena con la española y africana, oportuno será hablar de la introduccion de esta última, para que se veso como se condugeron los españoles, y de que modo los estrangeros, acerca de la esclavitud de los neeros.

----

<sup>[1]</sup> Indignado furibundamente el ingles Godwin contra su prisano Pinkertoni por la blasfemia que este profirió en su grografía, asegurando que la poblacion del Perú era menor al tiempo, de su descubrimiento que en los últimos tiempos de la dominación española, y que el número de victimas sacrificadas por los españoles nunca llegó al que los megicanes inmolaban a sus dioses, nos reproduce los calculos de los emprocientos millones de habitantes que uno a uno contaron Montagne y Moutesquieu en la América cuando fué conquietada, y de los tros mi-llones à que Voltaire paso revista de comisario en la isla de Sto. Domingo Y si bien Godwin à pesar de la esactitud matemática de estos cálculos, nos lines la gracia de que paedan rehajarse un poco, jamas dice que podia estorse a menos del millon de indígenas de la isla de Sto. Domingo, que segun Robertson fueron reducidos en poquisimos años á 60.000, á 11.000. y á 200 que eran los ánicos que ya quedaban en 1542. Esto le basca à Godwin para probar que los espiñoles han sido los esterminadores mas barbaros y feroces de que hacen mención los anales de la especie humana, y que no selo lo fueron de la especie himmana, sino hasta de la memoria de las hellas cosse é instituciones de pueblos como el megicano, donde la astronomia había depositado sus servetoss y a quienlos mas profundos misterios de política y de gobierno eran familiares. Si alguna escepcion padiese haber favorable à la conducta de los españoles en Amériea, parece que Godwin, como David Burry, corista ambos de Baynal, la encuentra en las instituciones que los jesuitas mantuvieron por el Peragnaya desde que ofendidos, como naturalmente debian serlo estos hombres religiocos y separ dos del contagio de la sociedad, de las atrocidades de los españoles en el nuevo mundo tomaron la firme resolucion de ofrecer à los naturales de aquel pais, pou medio de un proyecto llevado á cabo con la mayor dulzara y humanidad, una indemnizacion de las crueldades cometidas contra sas computriotas en otros puntos de aquel continente. Su modeló fue la hermosa constitucion del Perti bajo la adnin'stracion de los incas, y en la ejecucion de este plan los jesuitas ádqui-rieros una glovia inmortal. El establecimiento comenzó en Síno; y dunó hasta la espalsion de los jesuitas en 1767. Aunque sea incontrovertible, que la propiedad es el verdadevo manantial de la multiplicación de hombres y de medios de subsistencia, la suerte de las mejores instituciones es tal, que nuestros errores Hegan casi à destruirlas. En el Paragnay todos tenian subsistencia asegarada; por consigniente todos gozaban de las grandes ventajas del derecho de propieded, sin que realmente tuviesen lo que entendemos por este derecho. Véanse sus cap. 8 y 9, lib. y tom. 1. de su refutacion del tratado de Malthus sobre la poblacion, y al mismo tiempo véase si es posible mayor fárrago de disparates:

## CAPÍTULO VI.

Conducta de los españoles comparada con la de los estrangeros respecto al comercio y esclavitud de los negros.

Hase suscitado una cuestion psicológica, ya entre los de la escuela craneológica de Gall, ó ya entre los de la fisionomística de Lavater, cuyo maestro verdadero debe ser reputado el napolitano Porta en el siglo diez y seis, sobre si el negro es absolutamente, en cuanto á sus inclinaciones morales y á sus dotes intelectuales, el hombre mismo que el hombre blanco. Su resolucion generalmente contraria al hombre negro por la particular organizacion y estructura de este (1), la cual se pretende confirmada por la historia y la esperiencia, ha dado últimamente márgen á algunos escritores franceses para asegurar que á los negros, de quienes no hay esperanzas de que jamas lleguen á ser civilizados, conviene la esclavitud (2). No sé yo si seria esta doctrina, conforme á la de Aristóteles, á que en la práctica se acomodaron los antiguos, sobre que la naturaleza cria ex-profeso unos hombres para la libertad y otros para la esclavitud (3), ó si seria la costumbre inmemorial que aun desde antes de los cartagineses habia, de que los pueblos de las riberas del Niger ejerciesen siempre el

<sup>(1)</sup> Pueden verse las principales razones que para esta se alegan, no sé si porque son blancos los que las stegan, en las decientes de Luvrence sobre da historia sutural del posbre, y en la disertación del dolandos Comper sobre las variedades mutuales que caracterizan la fisonovia de los hombres de climas r edudes ferentes.

<sup>(</sup>a) Finge de Jir. Chovanon al Sonegal en 1811 y 32. O'Shiell en sus citadus consideraciones, y en us respuesta d a los de ciones contra el esteme colonial fronces de las Antillas, impresa en Paris el não 1895. Anune la primera dora es nómina, no deja dula de ser um omismo el autor de amba, al ver que en la segande se reproduce testadiagnet lo dicho en la primera, y anu se copian de ella machos trotos á la letra.

<sup>(3)</sup> Véanse los cuatro copitulos primeros de su primer libro sobre politica.

infame comercio de hombres (1), ó si seria el egemplo de lo que últimamente veia ejecutado por los portugueses desde el tiempo de Alonso Gonzalez, esto es desde 1434, lo que escitaria en el buen obispo de Chiapa la peregrina idea de que para aliviar el trabajo de los indios se llevasen negros esclavos á la isla de Sto. Domingo. Horrorizóse de la propuesta el ministro español Jimenez de Cisneros. y la desechó con enfado. Pero el mismo año de su muerte en 1517, va el flamenco La-Brusa, favorito de Cárlos V. alcanzó un privilegio para la introduccion de 4.000 negros en Santo Domingo, cuyo privilegio le negociaron acto continuo los genoveses (2). El propio Cárlos V prohibió en 1542 el comercio de negros, que ya se disputaban rabiosamente portugueses y holandeses, quienes muy presto tuvieron por rivales á los ingleses, y no así como quiera los ingleses, sino los ingleses estimulados por el egemplo de la reina Elisabeta, y de los reyes Jacobo y Cárlos I.os, que con sus principales cortesanos se apresuraron á tomar acciones entre los empresarios que debian ir al comercio de

<sup>[1]</sup> Hecren, idea de los relaciones políticas y comerciales de los antiguos pueblos del Africa, cop. 4. Debe uotarse esto como en alguna manera de viudicación de las naciones modernas, así como tambien debe notarse con el propio objeto, que por el derecho de gentes entre las naciones antiguas el vencido centralmente sufria la condición de esclavo.

<sup>[2]</sup> El primer ingles que se hizo culpoble de este tráfeo infame far Jum Backinga 4, aquine ello no impelió porn llegar laego à ar alminate y tesorero de la meion inglera. En su primera espedicion à Sierra Leona el não 1562, tocteda por una subscripcion entre sua comperircio, permadió à unon negros contrada en la competito de la competito de la competito de la competito de guerra, de resultos de un ntaque que dipo haber nárido an lacro, en el cuni contuloj à Sunto Domingo tractentos negros que alli vendió. Reconcessido à su vacita à luglaterra por la reina Elisabera, de que contra la voluntad de lon regros los habis assendo de su pris matal, contrado que esceptuado la prisionerca de guerra, singua cua mego habis año estraida de Africa contras considerado un acto de humandid el llevar las hombres de un astedo por el considerado un acto de humandid el llevar las hombres de van astedo por el desperado de la prisionerca de guerra, de las besterire idelators à la oportunidad de participar de los beneficas de la socielad ceis y de la religión cristatora. Anuge sus poternore, openiciones no parce que turierno etra suntracion de Elicibeta que la de recogar volant tirola, le cual tratala a l'O sprevalta desere rempir, as competinos, especialismo de perfidir y brutalidad para hacerlos tales y llevárselos. Granane, Illa y pose, citados.

negros de la costa occidental de Africa (1). La primera benevolencia con que Felipe V, apenas pisada España, quiso mostrarse reconocido á sus franceses, fué conceder en 27 de agosto de 1701 á la compañía africana, ó de Guinea, la merced del asiento, que era la venta esclusiva de negros para las colonias españolas (2). Esta merced fué luego trasladada por el tratado de Utrecht de 1713 á los ingleses en premio de haber desmembrado la monarquía, que de cualquier modo venia bien á Felipe V, á quien lo que le importaba era coronarse en España y formarse un patrimonio de que carecia. Los ingleses, que desde 1551 habian aspirado al monopolio del comercio de negros, fueron tan celosos de él, que una de las primeras cláusulas que insertaron en el tratado de Aix-la-Chapelle de 1748, fuéque habia de continuárseles el privilegio del asiento por los cuatro años que aun faltaban para los treinta de su primitivo otorgamiento (3). Estuvieron, pues, los ingleses principalmente apoderados del comercio de negros, desde 1563 á 1789 (4) en que fué abolido, dice Huber, y pos-

<sup>(1)</sup> Heeren, manual de hist, antigua, primer periodo, época segunda.

(2) El primer autendo o contrato format on la real lacienta solve flevanegras a la América esp fiela, se celebró en Mulai el 3ú ile auren de 1959 pos
contratos semigantes tambian con estra portuguese hasts que por la rebition de
estas cesaron tales asientos, á que mara se han ajustado fos castellamos. En
esquila los holmaleses y los ingleses, que no cens un excepçulosos cento los
castellamos, vinieron á sucoler en los asientos á los particues s. Norte de la coscastellamos, trineron á sucoler en los asientos á los particues s. Norte de la coscasa. 35, incursos en Secillar, dela 1672 a.

<sup>(3)</sup> El número de seslavas negras que por esa privilegio se permitis introducir en las colonias sen pódas cera (8-60 al ño. N x s s de pasamir que este número seria tra elástico como el de la 500 toneladas del barco que por el referido tratado de Utrecit se premitió tambien a los ingluses envire de Jamaica de Porovedo, de cuyo barco, dice Utien, que llevala mas de la mitad de la carga parte primero. De galtonas de Espuisa. Pergo el la disercica astrálicado, parte primero.

<sup>(4)</sup> A pesar de tanto como en Inglatura se habia hablado en fovor de la emanejucion de los negros antes de 1789, en este año mismo ella sola esportó del Africa 33-ono esclavos, que fué mas de los que esportaron tolas las otres naciones juntus, las curles no se lleraron sino 36-ono. Lacroix, Memorias para la historia de 800. Domingo, 1000. 1. cep.

Todavia la espectativa que posteriormente el gobierno ingles tuvo de conservar á Sto. Domingo, donde juzgaha serle necesarios los esclavos, le hizo provogar la cuestion del comercio de negros, en términos que el año 1794 se desidié

teriormente á la abolicion los franceses son los proveedores de esclavos africanos, no solamente para sus colonias, sino para otras islas de las Antillas (1).

A fin de comprender bien la estension que los estrangeros dieron á este comercio, nos bastará un cotejo de la proporcion en que se hallaban los hombres libres y los esclavos en las respectivas partes española y francesa de la isla de Santo Domingo. Teniendo ella 3.846 leguas cuadradas , 2.281 pertenecian á los españoles, 1.455 á los franceses y 110 correspoudian á los pequeños islotes adyacentes. Ahora bien , siendo como se ve la parte francesa memos de los dos tercios de lo que cra la parte española, habia en esta 122.640 hombres libres y 30.000 esclavos, cuando en aquella habia 58.347 hombres libres de todo color, y 465.429 esclavos (2). De los 104.100 negros que en 1778 fueron estrailos de Africa, la distribucion fué la siguiente: 53.100 se llevaçon los ingleses á sus islas, y 6.300

regamente que el parlamento noda podia decidir en la materia, sin el concurso de los colonos ingleses. El mismo alli, cap. 8. La abolición no tuvo efecto hasta 18-65.

<sup>(1)</sup> Carta segunda sobre la Habana en la ojenda estadistica de la isla de Cub 1. publicada en Paris por B. Huber el año 1826.

Ei lo ciento y diez años de 1680 à 1790, diez La-Roque en an memoria sublitica eitaba, los negros introducidos en la pute femeras de 800. Domingo y solamente pre el comercio femera, ascendierou à 137-000. Se mira à 810. Domingo como formando los des tercios de las colonias francesas, y al a importacion de negros ha sido proporcional en las otras colonias, el número de negros imputades en el dels seria (\$15 col60, y el textel en las colonias francesas x-78x, 666 En los mismos años la importacion en las colonias inglesas, altusdas en el gun Archipiel que de la América ascendió à 0.250. come del proportional de la colonia francesas x-78x, 660.

Lejo de purecerle violento este convercio de negros, elogia La-Roque que el gobierno frances pagase en 1851 la prima de 300 finances por cada esclavo à les que los vendiresen en Cayena. Y en su plan de breer progresar las colonis, por melio de um combinación de los que en las supras seguin los ingleaes, dina merqua-se y hobradeses, envuelves iempre el que entre las anticipaciones que à los colonos delain ner s'auministradas paras proverser se destinas estrat antidad para la compra de un propresionado número de esclavos negros.

(2) Plácido Justino, kisit, de Halti, lib. 1.1.—Los reclavos de la parte.

<sup>(2)</sup> Placulo Juttino, h.i.i. de Huitt, lib. 11.—Los seclavos de la parte esp\u00e4n\u00e4n la principal mercancia con que los finneses pagaban lo que tomaban de ella. Abundaban tanto en diela parte frauceas, como que su intro-Auricio era pretegia por el gobierno, en teriminos de conceder una gráfificació o pr.ma de 15 libras trimcas por evida cabeta de los que se comproban mas alía del Cabo Agreto, v. 30 por los que se sestiona del esbo de Buena Expernasa. Vice del valor y utilidades de la tila de Santo Domingo; por dan Antonio Sanches Valverde, cap. 18. Martin, 17.53.

á su continente de América, 23,500 los franceses, 11,300 los holandeses, 8.700 los portugueses, y 1,200 los dinamarqueses (1). Continuando la comparación entre colonias estrangeras y españolas, tendremos igualmente que de los 310.000 individuos, que pueblan hoy las actuales cinco colonias francesas, la Martiniea, Guadalupe, Borbon, Senegal v Guayana, los 240,000 son esclavos (2). En Jamaica hay 341.812 esclavos, 35.000 negros libres y 25.000 blancos: en Antigoa 31.000 esclavos, 4.000 negros libres, y 5,000 blancos: en la Barbada 79.000 esclavos, 5.000 negros libres, y 16.000 blancos: en la Granada 25.000 esclavos, 2.800 negros libres, y 900 blancos: en St. Kits 6 San Cristobal 19.500 esclavos, 2.500 negros libres, y 1.000 blancos: en Nevis 9.000 esclavos, 1.000 negros libres, y 450 blancos. Total en estas seis Antillas inglesas 505.312 esclavos, 50.300 negros libres, y 48.350 blancos (3). Convirtamos ahora nuestra vista á las Antillas españolas, y en Puerto Rico no descubriremos sino 25.000 esclavos entre los 220.000 habitantes de la isla, al paso que en ella descubrimos, « que una sabia legislación ha hecho desaparecer los privilegios de las superioridades locales, que en otras islas Antillas escitan las rivalidades entre los blancos y la gente de color, y que las leyes protegen en ella igualmente los unos y los otros, por lo cual su union forma aquella fuerza moral contra la cual se estrellan las tentativas de innovaciones (4).» En la isla de Cuba, de la que con mayor detencion volveremos á hablar mas abajo, no se contaban sino 286.942 esclavos de su poblacion per-

(1) El mismo alli, lib. 3.

<sup>(2)</sup> Memoria sobre el comercio marítimo colonial, publicada por el go-bierno frances en 1832, estractada de los anales marítimos y comerciales. Segun el censo de la isla de Tabago en 1800; que estaba en poder de los franceses, entre sus 19.720 habitantes, no se contaban mas que 900 blancos y 700hombres de color libres; los demás eran esclavos.

 <sup>(3)</sup> Diario de comercio de 12 de junio de 1831.
 (4) Huber, ojeada citada, estado B. En 1778 no contaba la isla mas de 83.000 habitantes. Y aunque se la supone haber aumentado en 60.000 por la emigracion de Sto. Domingo, lo que me parece muy ecsagerado, siempre resultara que dentro de ella misma su poblacion creció considerablemente desde 1778, à 1822, último año à que se refiere dicho estado.

manente en 1827, que ascendia á 704.487 almas sin incluir los transeuntes, en que se comprenden las guarniciones y equipages de los buques, que hacian subir el total á 730.562 (1). De modo que cuando vemos que en el total de las colonias francesas la poblacion libre no llega á la tercera parte de la esclava, ni en las Antillas inglesas á la quinta, en Puerto Rico observamos que la poblacion esclava apenas es la novena parte de la libre, y en Cuba es poco mas de los dos quintos de su libre poblacion permanente (2). Posesiones insulares ha tenido y aun tiene la España en el gran Occéano indico, así como las han tenido y tienen otras naciones, y cuando en las de España nunca se conoció la esclavitud, en el año 1776 las islas de Francia y de Borbon, pertenecientes entonces á la Francia, contaba la primera 6.386 personas blancas, 1.199 de color libres, y 25.154 esclavos; y la segunda 6.340 blancos, y 26.175 esclavos (3) .-

Si trasladamos la comparacion á las respectivas colonias que en el continente americano tienen hoy los franceses ó tuvieron los ingleses, y las que tuvieron tambierlos españoles, la diferencia aun será mas notable. En todo el reino de N. E. apenas se encontrarian de 9 á 10.000 esclavos en medio de una poblacion de 5.900.000 almas, nos dice Humboldt (4); en las colonias inglesas, que hoy son E. U. de América, la poblacion libre era en 1749 muy poco mas

(1) Cuadro estadistico citado.

<sup>(24)</sup> La relaciou precias en que la población sechava se halla con la llibre en colonias de otras suciones aprece tumbien de sus respectivos estades. En la dinamirqueas de Sta. Crus el año 1813 había 3-293 individues blancos, 1:164 de celor llibre y 36-000 celavos. En la helandosa de Son Eustiquio solamente relacionamiento de la composição de la

<sup>(3)</sup> Necker, sobre la administracion de rentas de Francia, tom. 1., eap. 13:

<sup>(4)</sup> L.b. 2., cap. 7 y suplemento d'su citado ensayo-

de un millon de almas (1). Al lado de esta poblacion libre, cuyo aumento seria casi imperceptible hasta que despues de la independencia fué reforzado por las emigraciones de Europa, encontrábase otra población esclava de 50.000 almas en los ocho estados septentrionales, y de 650.000 en los cinco estados meridionales (2). Y aun cuando en la Venezuela y en el Perú hubiese mayor respectivo número de esclavos que en N. E., nunca, segun llevo dicho, debe calcularse que llegaran á las dos novenas partes de la poblacion. ¿Qué comparacion tiene esto con que en toda la Guavana francesa donde se cuentan 21,481 habitantes. los 18.831 sean esclavos? (3) Si en el dilatado espacio del alto y bajo Canadá no llegó á haber esclavos africanos, ó no llegó á haberlos en gran número, débese esto á la frialdad del clima, y á lo poco á propósito que lo estimaron los franceses para el trabajo de esclavos, no menos que á la especie de feudalismo que bajo un régimen absolutamente militar establecieron, y que escusaba de tener que acudir á mayor esclavitud (4). Las emigraciones de Europa v las meioras que ellas han proporcionado al pais, son causas de que su poblacion que en 1753 y 1758 apenas llegaba á 100.000 almas, segun Raynal, fuese ya calculada

<sup>(1)</sup> Godwin remitiendose à Pikin y d Franklin, cap. 5, lib. 4, tom. 2, de su refutacion al tratado de Malthris sobre la poblacion.

<sup>(2)</sup> Investigaciones h'stóricus y políticus sobre los Estados Unidos de A mérica septentrional, por un ciudodano de Virginia, publicadas en 1788, part. 4., cap. 15.

<sup>(3)</sup> El resto son 1-102 blancos, 1.412 hombres de color fibres, 147 indigenas. Diario de comercio de 11 de junio de 1831.

Estos 117 indigenas son la única muestra que de ellos has conservado los franceses. En la sola provincia de Oajaca, una de las mas florecientes de N. E. por el cultivo de la grana ó cochinilla, se contadon en tiempo de los espiñoles nada menos de 88 indigenas por cada 100 habitantes. Humboldt, lib. 2, cap. 6.

En el Canadé peus quedan, no ya solamente entre la reze europea del reritorio colonial, sino am en la tribus de las frunteras, restos de indigense que cada dia se van disminuvendo ripi lomente, y que escasamente compondros 5.000 en la actualidad. Canadro estadístico y político de ambos Canadas, publicado en Paris el año 1833 por l'actoro Lebrum, esp. 3.

Demostra y Esequivo son desiertos en que ripenos puede darse con una chora de indies durante una semana de comino. Waterton, peregrinaciones por Demostrara, y Esequivo, en los años de 1818 à 1824.

<sup>(4)</sup> Vease el l'bro 16 de la hist. de Raynal sobre los establecimientos de los Europeos en ambas Indias.

en 300.000 por Colquhoum cl año 1814, y últimamente por Lebrun en 800 á 900.000.

Si la proporcion entre esclavos y libres es tan diferente en las colonias españolas, de la que se observa en las colonias de otras naciones, todavía la diferencia del tratamiento de los esclavos resalta mas en la proporcion entre esclavos y libertos. Ceñiré el paralelo á las islas enque mas esclavos han tenido los españoles, así porque son el mejor punto de comparacion, como porque la comparacion ha sido hecha por una pluma estrangera. «La generosidad castellana, el orgullo si se quiere, no consienten al español ser servido por esclavos. Todos los de su domesticidad son libertos. Cualquier servicio hecho al amo, la buena conducta habitual, la fecundidad en los matrimonios, las enfermedades, la edad avanzada obtienen la libertad del esclavo. Así el número de libertos en Puerto Rico, Cuba y la Trinidad es muy considerable: forma losseis séptimos, los dos quintos, y los tres cuartos de la poblacion negra y de color en dichas islas.

| En la Martinica e | esta | n e | en i | la p | roj | oor | cio | ı de | 1 : | 475     |    |
|-------------------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|---------|----|
| En la Guadalupe.  |      |     |      |      |     | ٠.  |     |      | 1 : | 8100.   |    |
| En la Jamaica     |      |     |      |      |     |     |     |      |     |         |    |
| En la Barbada     |      |     |      |      |     |     |     |      | 1 a | 16100.  |    |
| En Demerari       |      |     |      |      |     |     |     |      | 1 á | 11.     |    |
| En San Vicente.   |      |     |      |      |     |     |     |      |     |         |    |
| En la Granada     |      |     |      |      |     |     |     |      |     |         |    |
| En la Dominica.   |      |     |      |      |     |     | ٠   |      | 1 4 | 425     |    |
| En San Kits       |      |     |      |      |     |     |     | •    | 1 4 | 4 100.  |    |
| En la Tórtola     |      |     |      |      |     |     |     |      | 1 2 | 415     |    |
| En Santa Lucía.   |      |     |      |      |     |     |     |      | 1 4 | 3,66 »( | 1) |

Lavarse pretenden los ingleses de la mancha que sobre ello echaban su sordidez en el comercio de negros y lasapologías que de él hicieron algunos de sus escritores, en especial el reflecsivo cultivador americano, con la vigorosa

<sup>[1]</sup> Montveran, ensayo sobre estadistica y cuestiones coloniales, Paris, 1833.

determinacion que al cabo han tomado de abolirlo. No ciertamente, no, jamás los fisiologistas con sus argumentos de induccion, ni los colonos franceses con sus testos de la Bíblia sobre la maldicion de Dios á Can (1), ni los republicanos del norte de América con sus egemplos de Grecia v Roma (2), nos probarán la justicia de la esclavitud del hombre negro al hombre blanco por la natural superioridad que este lleva á aquel, así como no probarán que sea justo que el hombre blanco de menor talento ó fortuna sea esclavo de otro hombre blanco que le aventaje en esto, ó que el mas débil, vencido en la guerra, sea esclavo de su mas fuerte vencedor. Está bien que en la

 Véase à O'Sheill en sus dos citadas obras.
 A estos egemplos apeló en 1825 el estado de Georgia para obstinarse en mantener la esclavitud, oponiendose à las providencias de la confederacion geperal que trataba de abolirla en cumplimiento de su tratado de Gand con los ingleses. Si en el siglo en que vivimos hay cosa que pueda asombrarnos, nada porceeria tan à propósito, como el que en la república que à cado poso se nos es-hibe cual modelo del mas liberal gobierno, y cual el único que por su sistema representativo la corregido todos los vicios de las repúblicas antiguas, se haya fulminado un tan atroz decreto, como el de la Carolina meridional en diciembre de 4832 contra los negros, à quienes pi la facultad de quejarse se permite, y en olio de los cuales se suprime hasta la libertad de escribir, o de discurrir mejoris à su favor.

«Es imposible formarse idea del grado de recelora centela con que la poblacion meridional, cual la de la Luisiana, vigila y defiende sus prerogativas sobre los esclavos. Cualquier enestion neerea de los derechos de uno de estos como ser liumano, es casi cuestion de vida ó muerte; y los jurisconsultos siempre que intratan, defender eschavas, à iminuar derechos que à cetos asistan, corren inminente peligro de ser apadrados como judios. No hace mucho que un alogado, Mi-De- esturo parà sufer est sistere. Los americanos como ellos son, obra pri-

blicada en Londres el viño 1828. Cap. 15.

Si de esta manera fijesen considerados todos los esclavos de la república norte-americana, ya puede concebirse la survidad del régimen y del trato que en ella disfrataran m. s de 2.000.000 de almas, a que ascendian los esclavos y eran la sesta parte de su publación por el censo de 1830; ó á lo menos la que disfrutaran los de las provincias inoridionales, que serán 1.850.000 si fuese boy ignal la proporcion de 13 à 1 en que los esclavos se hallaban entre les provin-cias meridionales y septentrionales al tiempo de su emancipacion de la Inglaterra.

Que contraste no nos presenta esto con el otro decreto, que aun siendo colonias de los ingleses dieron aquellos estados sobre no admitir mas esclavos; decreto que les atrajo una severa reprension de su metrópoli en 1760! Qué emitriste no nos presenta con esa L beria establecida por los E. U. en Guinea pera relimar la libertad entre los negros; à la manera que O'Sheill nos dice que Malouet intentaba fundar una colonia agricola de negrus libres con los esclavos que sacase de Surinam !

abolicion de la esclavitud se proceda con cierto pulso, X fin de evitar los desastres que á Santo Domingo ha traido la improvisa emancipacion de los negros, que han sido el degiiello de los blancos, el robo de sus propiedades y la ruina y embrutecimiento de la isla. Si tal ha sido la causa del deterimiento con que la Inglaterra se ha conducido en la materia por espacio de tautos años de discusiones sobre ella, su circunspeccion es loable. Pero si la causa de su última determinación no fuese otra que especular en favor de sus producciones de la India, donde ninguna providencia toma contra la esclavitud que allí es tan frecuente, en especial contra cierta clase de mugeres, á costa de las Antillas (1), y procurarse además abora el modo de sacar de los buques negreros los esclavos para darles la libertad de forzarlos á que en sus colonias de la Senegambia trabajasen mas de lo que trabajarian en las Antillas (2), no habria en ello sino una operacion maquiabélica de las que estamos muy acostumbrados á ver en el gabinete británico. En tal caso nunca la suerte de los infelices negros dejaria de ser para los ingleses un puro objeto de negocio metálico, va cuando se aparenten defensores de la libertad de aquellos, ó ya cuando se la quiten, como se la quitaron à los negros de Janiaica á quienes los españoles la dieran antes de evacuar la isla.

(1) Memorias pura la historia de Sto. Domingo, por el teniente general Panfilo Lacroix, tom. 1, cap. 20.

The continue of the continue o

<sup>(2)</sup> Prefacio del traductor frances del viage de Guillermo Ilutton al Africa.

Tampoco Bonaparte, que durante los cien dias proclamóenfaticamente la abolicion del trafico de negros para atraerse los negrófilos de Francia, era otro hombre que aquel que para ganarse el partido de los colonos franceses restableció la esclavitud en la Guadalupe el año 1802 á pesar de anteriores solemnes promesas contrarias, y que no menos, á pesar de ellas intentó repetidamente volverla á poner en Santo Domingo (1). Congratulémonos de todos modos de que la Providencia dispusiese una época en que concurriendo los intereses del comercio con los de la humanidad. el número de filántropos se aumentase con todos aquellos. cuya sensibilidad, para ser movida, necesitaba de otros estimulos: que los de la filantropia (2). A esta manera vimos luego tambien llegar época en que otra igual concurrencia de intereses de política y de humanidad moviese al gabinete británico en favor de aquellos mismos. griegos, cuva esclavitud hahia mas que mirado con indiferencia (3)

<sup>(1)</sup> Signa Malenfant el restablecimiento de la realavitad de lós negros de Sto. Domingo, envisidos as alís. Sob hombres al efecto, fué exigida por los ingleses à Banaparte, como condicion para la paz de Amirus. Bonaparte corpo troto mas guatese rates condicion, canato que ella le proprovioraba la coación de dishaceras quantes de la condicion, canato que ella le groporacionals la coación de dishaceras en contra la contra de la colonia. Per estable de la colonia de la colonia. Per apocialmente la de Sto. Domingo, cop. 2.

<sup>&</sup>quot;(2) Palabra de Bertrand de Moleville, hablando de las venajas de las enlonias, y alseliendo á lo suecidio en Inglatera con el comercio de negro,
cop. 9 de sus memorias para servira de hats. del fin del reinado de Luis XVI.

(3) Por los de conserver el galabres de S. James, ha dicho un esviron.

(3) Por los de conserver el galabres de S. James, ha dicho un esviron.

land, à quien un historichor griego (Alejandro Soutra) califo de polífono ingles
que las devoraba, no solo constittó entergar à las eclavicas unasismans à to
libra parquiotas, simo es que consistió que machos militares de griegos faesen estasido de sua escas y llevades con controy de buques ingleses en asvidambre

à Egipto. Nada histo en favor de los comisionallos griegos que vinieron à immitido para del paerto de su desembreo. Por el alevos estope de Navarion

no fide incitado sino pose celos de la Rusi. Hata posteriormente al paso del

Balkan y la pose de Andrinoploi el golieron injes en itrató de la independencia

de la Grecia, ni de mas-limites que la Morea. Por eso lusta entonces el com
laste de Navarino fel lisenado un desagrabible (untovarra) concreteimiento que

dencia, como celo do fromble à la Elevair, em reputado, porque se mirala

sea, el borros repessado por la definicion que il palabata independencia dió squel

Pudiendo los españoles jactarse de que si un errado principio de humanidad hácia los indios los hizo adoptar la esclavitud de los negros, á lo menos ni ellos fueron los autores de la idea, ni los ejecutores del infame comercio que la avaricia soez de los estrangeros se apropió v estendio furibundamente; pueden asimismo jactarse de que la lenidad con que trataban a sus esclavos suavizaba cuanto era posible el rigoroso destino de estos, y servirá siempre de pauta á toda especie de conciliacion que se medite entre la filantropía y la servidumbre. Escuchemos tres irrecusables testimonios de la mayor escepcion. El primero es del baron de Humboldt, que asegura que los negros de las colonias españolas, en todas las cuales se interpretaban siempre las leyes en favor de la libertad, son mas protegidos que los negros de las colonias de todas las otras naciones europeas (1). El otro es del ingles Stevenson, á quien una larga residencia de 20 años en la América meridional española, y los viages que por toda ella habia hecho, le dieron un cabal conocimiento de la materia de que hablamos. Habiéndose ademas alistado en la revolucion de aquel pais, á la que debió su fortuna, llegando á ser coronel y capitan de fragata, gobernador de Esmeraldas y secretario del Lord Cochrane, no puede ser tildado de adicto á los españoles. Sin embargo, la fuerza de la verdad le arrancó la siguiente confesion. «Ignoro como son tratados los esclavos en las colonias inglesas.... pero si la suerte de los esclavos en ellas no fuese peor que la de los esclavos en las de españoles, serán mas dichosos que los trabajadores en Inglaterra. No tengo duda en que si uno de aquellos esclavos fuese traido á Inglaterra y sugeto á la condicion de semi-muerto de hambre y de cruda fatiga I half-starved and hard-worked state) de un jornalero ingles para esperimentar toda la miseria y privaciones de este,

(1) Ensayo politico &c, lib. 2, cap. J.

autor de la historia de los independientes que instornaron la igletia y la momençaia británica en Tiempo de los Suarts; est genus generalizarium comisma errorum, heresium, blasphamiorum et solimantum. Véate la Trimettre verista estrangera número 9, correspondient el noviembre de 1839. Paede tambien veru el constitucional de Paris, del ,31 de enero de 1836.

levantaria en allo sus manos y pediria con instancia (mouldirequest) ser devuelto à su amo, el cual lo alimentaba cuando tenia hambre, lo vestia cuando se hallaba desnudo, y proveia à todas sus necesidades cuando enfermaba (1). - A fin de que nos hagamos hien cargo del número de ingleses que en el país clásico de la libertad son, segun Stevenson, de peor condicion que los esclavos de los españoles en América, tenemos el cálculo de otro ingles, que aun reduciéndolo á los que reciben socorros parroquiales, estima componer estos la duodécima parte de la poblacion de Inglaterra, sin incluir la Escocia y la Irlanda donder respectivamente abundan mas los pobres, en especial en Irlanda, donde ni siquiera tienen los dichos secorros parroquiales (2).

El otro testimonio irrecusable de la conducta de los. españoles hácia sus esclavos es lo dicho por el Diario de los debates de Francia en 22, de marzo de 1824, y copiado y adoptado por el periódico ingles el Sol en 2 de abril siguiente, precisamente cuando en Inglaterra se trataba de aliviar la suerte de los negros esclavos en sus posesiones de América. «Estas mejoras vitales, tanto para la: suerte de los negros como para la subsistencia de aquellas posesiones en las críticas circunstancias en que se liallan por el ascendiente de los negros en Santo Domingo, y en Colombia donde no solo hay ejércitos de ellos, que pelean contra los españoles, sino que los que nazcan enadelante tienen concedidos los derechos políticos; son tomadas de las leves y costumbres españolas, por las cuales los procuradores síndicos eran guardianes protectores de los: negros, y debian apoyarlos y sostenerlos cuando queriano casarse, adquirir propiedades ó comprar su libertad (3).

<sup>(1)</sup> Narrativa &c., tom. 1, cap. 16. (2) Véuse el Times de 27 de marzo de 1826.

<sup>(3)</sup> A fin de preparacionardes esta último los onos mismos solim destes tiempo de que trabajara de por si, y gamasa i son que ser entramente librar, y ninqua amo palia relusar la emancipación, cuando un esclavo le presentaba su precio, adquisdo ya de este modo, y acon domiciones, y apor coro dienfo, ó ya de cualquiero otra manera legitima. Todavía pora facilitar mas la emancipación los apostos de los proposicos de outra de contrador, que en lamaba contrador, que respecto de los proposicos del contrador que en la proposico de contrador que en la proposico de contrador que en la proposición de contrador de

Por las certificaciones de los curas se habilitaba á los negros para deponer bajo juramento (1). Las leyes eran nuy rigorosas contra los amos que castigaban escesivamente á los negros, ó les hacian sufrir grandes trabajos y privaciones (2). La segunda condena de sevicia con los negrosera de confiscacion de todos los poseidos, y de legal incapacidad de volver à tener otros. Por eso el gobierno ingles se ha propuesto su primer ensayo en la isla de la-Trinidad. Con respecto á Domarara y Tabago el sistemaactual se moderará segun las necesidades locales, y adoptándolo á las leves vigentes. Porque á la vista de todo ingles, hombre de Estado, cada innovacion es un inconveniente, y con arreglo à la opinion del autor del Espiritude las leyes, el gobierno ingles mira la uniformidad de instítuciones, idolo de algunos modernos publicistas, como la marca verdadera (the very stamp) de la mediocridad é inesperiencia. Otro orden se halla anunciado para la isla de Santa Lucía, fundado sobre las leves coloniales francesas que contenian sabias y humanas disposiciones. Si este sistema para las colonias que estan bajo la inmediata autoridad real, se adoptare tambien para las que tienen asam bleas legislativas, principalmente la Jamaica y la Barbada, los ingleses piensan librarse de la llama revolucionaria que parece encenderse en aquella parte de las Indias occidentales. »

Vése aquí que únicamente la fuerza de los acontecimientos y el temor de la irritación de los negros ha hecho aprovecharse á los estrangeros, de las lecciones que por el mero instinto de la razon y de la justicia les tenian dadas.

era s-firlar á los esclavos mas bajo precio del corriente, y desde cate momentolos negros eran considerados como semi-libres, y tratados mas bien como simples arrientes domésticos que como esclavos.

<sup>(1)</sup> Sabido es que entre los antiguos las deposiciones de los esclavos no esan válidas si no precedir el tormento.

<sup>(2)</sup> Los republicanos modernos que se aporen en el egemplo de las repúblicas antiguas, no parecen ignorar que el amo en ellas lo era tambiem de la vida de as sectivas; y que á estos diban muerte cumido queriam impanemente por divarion, o para que airvisem de pasto á los peces l'abandos murenas, ó séase lampreas, á finde que tartiveren mas subrotos guato a publicar.

los españoles (1). Los ingleses se resistian á aprovecharlas segun parece, porque para todo ingles, hombre de Estado, cada innovacion es un inconveniente. En cuanto á los franceses, aunque sus últimas leves coloniales conteniendo algunas sahias y liumanas disposiciones hubiesen reprimido la prístina ferocidad de aquellos amos, que con los malos tratamientos que daban á los negros favorecian el marronismo, todavía ha sido necesaria la revolucion de julio de 1830 y los disturbios de la Martinica, de la Guadalupe y de la isla de Borbon para que se pensase en aliviar no solo á los negros, sino aun á las castas, cuya situacion continuaba tan abatida en las colonias francesas, que ni podian ejercer derechos políticos, ni profesiones liberales, ni casarse con los blancos, ni heredar ó ser legatarios de ellos. Los franceses blasonan de ser los últimos que apelaron á la esclavitud de los negros, que no les fué legalmente autorizada hasta el edicto de 11 de noviembre de 1673. Pero no deben ocultar que avezados á sus metayers, que Smith traduce servi glebæ (2), fueron los mas ingeniosos en ensavar en América la esclavitud de otras gentes. Por esclavos compraron primero aquellos brasileños que los holandeses hacian prisioneros en sus guerras con los portugueses, y que les vendian para la labranza en las Antillas. Posteriormente discurrieron llevar á ella esclavos franceses.

<sup>(1)</sup> Espelama el solo oir ha stroces disposiciones de la ordenaran de 1660, llamada el cisigo negrero finneca; con ha cualva establac conformes muchas leyra inglesas, y las caraldades que en virtud de ellas conetin inglesas y francesas. Pueden leera en la retacion que de me y stro bias "Persaurd" en de engan, inguera en Paris el da doi 1780. Ná el tenta de las eclavatud y comerco de megros, inguera en Paris el da doi 1780. Ná el tenta de las celturas biases en la giugnose per el que a: la cisia en Bainama; el en modelo le evicir colonia si canas de las anticipa riomes de fibres que à largo plaro hacia à los colonos una compañía holandera, á cuvo freute se balla el rev. Mon verso, amo o môre estadática y cuestriones coloniales. En las disturbios experimentado altimaments en Sarinam con motivo de las esperimens concebilate por los negros aconsecuencia de la discissiones solor su remanejorien, se aplicir á do namericando la antigas ley holandera, que era el quentitos vivas. Biario de comercio de 3 de junto de 1633. Les colonias bionderas todas sou tratalvas escapações de la placa de 1633. Les colonias bionderas todas sou tratalvas escapações de 1914, de 19

pues que tal era el verdadero nombre que convenia á los enganchados ú obligados (engagés) por cierto tiempo, á cuya sola espiracion les era dado poder pasar á propietarios saliendo de su dura servidumbre, y mucho mas á los vagos de las levas que á la fuerza se remitian en virtud del edicto de 19 de mayo de 1719, en cuya red se hacia entrar muy particularmente à las rameras, porque las mugeres se echaban mucho de menos en las colonias (1).

Despues de lo que llevamos espuesto sobre la conducta de los españoles con sus esclavos ; podrá en ellos divisar nadie aquellos hombres que la interesada maledicencia ha querido dibujar como lestrigones, centauros ó trogloditas? Si tales no cabe pintarlos en su trato con los negros, no por eso algunos desistirán de retratarlos como tales en su trato con los indios, para lo cual juzgarán encontrar apoyo en la autoridad de dos graves españoles que dijeron, que los indios envidiaban la suerte de los esclavos africanos (2)\_

## CAPÍTULO VII.

Legislacion y proceder de los españoles con los indios.

L'ara que este dicho adquiriese la fuerza de la autoridad de las respetables personas en cuya boca se pone, era menester que precediese acreditarnos que realmente era de ellas, y que lo mismo lo hubiera sido sabiendo ellas que debia aparecer en público. Pero noticias secretas de funcionarios de alto carácter, comunicadas á su gobierno para que se arbitrasen los medios convenientes de reforma, y no para diversion de los curiosos, ni objetos de detraccion para los malévolos (3), y dadas á luz contra la espresa voluntad de sus autores, y sobre un manuscrito habido clandestinamente, esto es, con doble notorio abuso,

<sup>1)</sup> Novelista 5 de marzo de 1833. 2) Noticias secretas Sc., part: 2., caps 1.-(2) Noticias sect (3) Alli mismos

dejarán siempre mucha duda de si el manuscrito es original ó simple copia, y de si en cualquiera de los dos casos se ha alterado en él lo que se haya querido. En informes reservados que se trasmiten al gobierno para promover reformas, el buen celo mismo de los que las promueven, suele frecuentemente, para mas incitar á ellas, aventurar cosas que no diria habiéndolas de sugetar á la prucha rigorosa, que conviene a las que han de presentarse al público. Esta mayor amplitud, que sin duda sirve para esforzar argumentos v proposiciones, no deja tambien a menudo de acarrear hipérboles o inesactitudes acerca de los hechos en que los argumentos y las proposiciones se fundan. Convencerse de ello pudo el editor David Barry por el egemplo de aquella enorme ponderacion, que él gradua de error del amanuense, por la cual se aseguraba haberse cargado 80.000 pesos de atrasos á los indios ocupados en mitas de algunas haciendas de la provincia de Quito, siendo así que David Barry no estima que el salario de todos los de una provincia, deducidos los tributos y las rebajas por el capisayo y maiz, subiesen á dicha cantidad en todo un año (1). Mas este editor estrangero, se-

(1) Alli mismo, cap. a.

Mayor y mos pleus cridencies pu lo David Borry turce de elle, confiontendo lo que en sus nucleias marcientos, cantreteniarios es 87 y dispositives y adoutariamente don Autani Ulloa, con lo que el nismo dipe en sus mocien que negunita tenerlos los ceptidoles, en aquella mostrio que la triste cendicion de los infolso contento la opresión esto los infolso contentos que la triste cendicion de los infolso non pervenis sitos de es serious tenundos, a ciber, incensibilidad sitár y movel, quiotadad, colorará i, embrigar y Verezidad, propiedades que cent ten pendiano de la resu de ellos, como que ingalanciar con observadam en esta tenta pendiano de la resu de ellos, como que ingalanciar con coloradora distintendios, y est en los reducidos á vida civil, como en los que no lo sates, para muen lo estarcia con que mo lo catego, in muen lo catego.

a Ny pueden, aurige se intente, attinuine esta propiedades en los reducidos del Perio i la tricentuateria de haber malabo de alarolo, de hallos del amindos de una usación estr fis para ellez, ni á las dema crusas que vienen con dela, atento á que cai como no hon mu l'abolade lemps, si estos de propensiones, si de costumbra, no est regular que ma basen de carácter, mayormente curvada se se na haber entrando despar-se de los años que van pasa los de la conquistar na las de la nación dominante: adensis que la mejeción no es tad como as mele figurar la udea, propue ellos viene ne una pueblos con entera libertada, siendo gobergados por un entrevas y egciques al medo que lo estoban untes de ser ceaquistados; y lo que en este sacono se adiçente de puticular, es la igualdad que

gun lo denota su nombre y apellido, en vez de rebajar con tal egemplo el mérito de otras aserciones que pueden ser muy semejantes, y de siquiera indicar las reformas posteriores á las noticias secretas, y quizas en virtud de ellas, no cuido sino de ennegrecer el cuadro que con ellas exhibia. Cuando ya por la independencia del continente americano del sud el objeto de las noticias secretas era vano para el gobierno español, el ánimo de David Barry no parece pudo ser otro al publicarlas con propias notas agravantes, sino arrojar sobre la dominación española en América un tizon, que no tan solamente sirviese de diversion á los curiosos y de objeto de detraccion para los analévolos, mas tambien para justificar à espensas del honor de la España y de la verdad la separacion total de las colonias españolas y de su metrópoli. En suma acaso el verdadero ánimo de David Barry podria definirse todavía meior unicamente por su deseo de especular en la impresion de un libro que se despachase bien en América.

Si yo me callase ahora, bien seguro es que David Barry y otros de su calaña y ralea gritarian su victoria en una causa que dirian abandonada por medios evasivos para no entrar en materia. Forzoso, pues, me será analizarla, valiéndome de testos esplicitos de las mismas noticius secretas y de otros de igual peso.

La opresión en que se ha supuesto á los indios no podia venir sino de tres causas, á saber: 1.º de la legislacion respecto á ellos: 2.º de la conducta de los gefes ó empleados locales: 3.º de la aristocracia gerárquica de clase ó riqueza de los domiciliados ó residentes en el pais. Veamos lo que ha habido en esto.

hay en los reducidos con los que nunca lo han sido, tanto de aquella misma prite, como de las mas distantes de ella.»

<sup>«</sup>Las personas que no tienen esperiencia propia del carácter è propressiones, genios e inclinincion de los indicis, es persuaden à que el obligarles à que trabejen, el destinarlos à las minas, y darles otras ocupaciones, tiene visos de
trimia, y no ex auti, proque cada nacion y reas de gentes tiene sua leves propries pera gobernarse, dispunetas con conocimiento, que minan al fin de manteures bajo un baem órdeu, como lo pide el bien comma de la ovicidad; las
de los indicis es precise que sean muy direras de todas las otras, sei como sus
inclinaciones y propiedadas lo 100a.»

1.0 Robertson nada indulgente con los españoles por lo que, en su opinion, la codicia y el furor de ellos pudo haber influido en la despoblacion de la América, no por eso deió de constituirse abogado de los reves de España legisladores de la América, vindicándolos de toda complicidad en las culpas de los conquistadores, "En los principios, dice, que han regido á los monarcas españoles para su legislacion de Indias, no descubrimos rastro alguno de aquel cruel sistema de esterminio que se les imputaba; y si admitimos que la necesidad de asegurar la subsistencia de sus colonias, ó las ventajas del beneficio de las minas, les daban un derecho de aprovecharse del trabajo de los indios, preciso será que confesemos, que la atencion prestada á la regulacion y recompensa de este trabajo fué próvida y sagaz. En ningun código de leyes vemos mayor solicitud, ni precauciones mas oportunas y multiplicadas en favor de la conservacion, de la seguridad y felicidad de los súbditos, que las que observamos en la recopilacion española de leyes de Indias (1). » De los tres volúmenes de que consta la recopilacion de Indias, añade Heeren, casi el uno de ellos está consagrado enteramente á las leyes espedidas en favor de los indios. Ningun gobierno ha hecho tanto como el gobierno español por los naturales del pais (2). Sufragios de tanta entidad como el de estos dos sabios escritores estrangeros ahorran de tener que allegarles otros. Pero para no estar tampoco solo á lo que ellos nos espresan, una sucinta recorrida de las mas esencialesde dichas leyes nos atestiguará que es esacto.

El indió tenía en los fiscales de las Audiencias, ó enlos delegados que estos nombraban, sus protectores natos con obligacion de defenderle en sus causas y procesos, y en los oidores visitadores tenía los celadores de la observancia de las leyes que le eran favorables. Reputado como menor de edad, sus propiedades no podian ser enagenadas sin autoridad de la justicia, á lo que era consiguiente et

(1) Hist. de América, lib. 8.

<sup>(2)</sup> Manual de hist. moderna, periodo 1., época 2.

beneficio de la restitucion cuando omitida dicha intervencion se sintiese gravemente perjudicado. Hallabase libre del temor de la Inquisicion y de los diezmos, que solo podian ecsijirse segun costumbre (1), y esta generalmente era no pagar nada. En sus poblaciones esclusivas era administrado à su modo por caciques, y en las grandes poblaciones donde se hallaba mezciado con otros habitantes de la América, participaba de la proteccion de los Ayuntamientos. Tenia la puerta abierta para todo honor y empleo, y colegios gratuitos donde se le daba enseñanza. Ningun género de industria le estaba vedado, y disfrutaba el privilegio de no pagar alcabala en la venta de sus manufacturas (2). Mirábase esento de toda contribucion de sangre, y pecuniaria no venia á pagar etra que el tributo, mas hien como cánon de los frutos de la tierra que le tocaba en repartimiento (3), que como capitacion (4). Aun de este pago, « que no tenia lugar sino desde los 18 á los 55 años de edad, y que se invertia principalmente en sus gastos propios de curas y protectores, habia muchos escluidos, y á otros debian hacerse rebajas. Los caciques y gobernadores estaban libres de alcabala y de toda contribucion. Lo estaban asímismo del tributo los impedidos, los ciegos, los

<sup>(1)</sup> Ley 13, tit. 16, l'b. 1 de la recopilación de Indias. (2) La ley que quiso librar à los indias del recio trabajo de los ingeaios ó trapiches de azucar, no menos quiso librarlos de todo pretesto de vio-lencia que pudiera inferirseles de parte de los españoles. Y así como prohibió que ni forzados ni voluntarios fuesen los indios llevados à trabajar en dichos ingenios é trapiches, obrages de paños, lana, seda é algodon, é otra cosa se-mejante que tuviesen los españoles, así tambien determinó que entre sí mismos puliesen ayularse unos a otros los indios en obrages que ellos tuviesen sin mezola , compañía , participacion de españoles de cualquier estado , calidad ó condicion. Ley 8, tit. 13, lib. 6.

<sup>(3)</sup> La esactitud de este concepto de las palabras de la ley nos la testifica tambien Steverson, diciendo «las Charcas, pedazos de terreno distribuidos por el gobierno á los indios durante la vida de estos, son reputadas equivalente del tributo que pagan, y debe convenirse en que ellos bacen una ventajosa compensacion, porque el producto vale ordinariamente seis veces mas que la suma pagada, quedando á los indios los cinco sestos por el gasto ó trabajo del eultivo. » Narrativa &c. , tom. 1, cap, 15.

<sup>(4)</sup> Este odioso apodo ha queriolo darse á una contribucion que corresponde à la porsonal de algunas naciones constitucionales de Europa, así como la alcabala corresponde al registro, sello, escise ôc.

dementes é imperfectos que abundan allí mucho, los hijos primogénitos de los caciques ó los herederos del cacicazgo, y todos los que servian en las iglesias de sacristanes, cantores y los demas que componian el coro de música, todos los alcaldes mayores y los ordinarios de las ciudades y pueblos dependientes de aquellos.... Los ausentes por algunos años no estaban obligados á pagar sino el tercio, por la presuncion benéfica de que habrian pagado donde residieron (1).» Todavía ademas una parte del tributo solia destinarse á hospitales y aun á pago del atraso mismo de tributos por años, de hambres ó calamidades en algun distrito (2).

La pension del tributo que en la escala desde menos de 1 á 11 pesos se pagaba en las colonias españolas, «única que por las piadosas intenciones de los reves de España debian tener los indios, era en sentir de estos mismos, de quienes lo oimos en distintas ocasiones, tan moderada y regular que no les serviria de carga alguna, si estuviesen reducidos á ella sola (3).» De esta proposicion v de otros informes relativos al descontento con que en algunos parages recibieron los indios el decreto que en 1811 espidieron las Córtes sobre abolicion del tributo pagado desde 1523, se burla David Barry (4). Si la abolicion del tributo hubiese sido para ecsimir de toda otra contribucion á los indios, justa seria la burla. Pero poco motivo creo haber de ella, cuando la abolicion del tributo colocaba á los indios en la clase de todos los demas contribuyentes, y los gravaba mas de lo que lo estaban por el tributo. Díganos David Barry, si los ingleses, si los españoles, y si los europeos todos no preferirian que se les repartiesen tierras de balde, y por único cánon de ellas, así como por todo otro impuesto, pagar solo la módica cantidad que por tributo pagaban los indios, mas

<sup>(1)</sup> Noticias secretas &c., part. 2, cap. 1. Los nuevamente reducidos pagaban solo la mitad por dos años, y nada por diez años los que voluntariamente se sometian ellos á consecuencia de las misiones. Leyes 2 y 3, tit. 5, lib. 1. de la recopilacion de Indias.

<sup>(2)</sup> Ler 14, tit. 4. lib. 6. (3) Noticias secretas &c., part. 2., cap. 3:

<sup>(4)</sup> Véase su nota acerea de esto en el cap. 1, part. 2., de las noticias secretas.

bien que pagar la multitud de gabelas de que se ven abrumados sin darseles gratuitamente tierra alguna que cultivar.

Las leves de Indias establecieron escelentes métodos y corporaciones de cuenta y razon. Y queriendo precaver los abusos de las autoridades locales en tan remotos y dilatados paises, no solo prohibieron que los curas llevasen consigo parientes que vejasen los feligreses prevaliéndose del influio eclesiástico de sus deudos, sino que asímismo prohibieron que los oidores se casasen en el distrito de su jurisdiccion, á fin de que las relaciones de familia no los hiciesen parciales en algunos negocios. Sobre todo con los juicios de residencia y las misiones de los visitadores que iban de Europa, quisieron refrenar y castigar toda mala versacion, así como coartar el poder de los vireves, sometiéndolos en muchas cosas administrativas y económicas á los acuerdos de las Audiencias, y coartar el poder de las Audiencias en lo contencioso y gubernativo, sometiéndolas á los recursos ante el consejo de Indias, residente en Madrid, y que diariamente se reunia á deliberar de por sí con toda independencia, pues que á él no asistian el rey ni sus ministros. Yo bien se que la intervencion de tribunales de justicia en asuntos no contenciosos suele ordinariamente ser mas perjudicial que útil donde las leves bajo un sistema ordenado suministran medios espeditos de contener el despotismo político, y que la responsabilidad suele disminuirse en proporcion del mayor número de personas responsables. Pero sé tambien que á larga distancia del supremo poder político, el despotismo crece a medida de que la autoridad se halla mas concentrada en una mano sola. Si en los vireyes de América cabian escesos á pesar de su sujecion en ciertas cosas á los acuerdos de las Audiencias, y de la residencia ulterior ante los decanos de ellas, ¿qué habria sido hallándose los vireyes con las omnímodas facultades de los gobernadores romanos ó ingleses en muchas colonias? No hay ninguna regla en el mundotan general que deje de padecer algunas escepciones ó limitaciones. Los Parlamentos mismos de Francia ; no contuvieron ó remediaron muchas veces los abusos de la autoridad real, y fueron mirados á ocasiones como un biena mientras un verdadero sistema representativo no vino á poner coto á las demasías del poder? Si en América, por egemplo, se hubiese declarado per un virey el estado de sitio que para Paris se declard en 1832, ¿cuando habria-podido repararse el mal ó la ilegalidad de esta providencia gubernativa? En Paris pudo repararlo el tribunal de Casacion que estaba á la mano; en la América española solo la intervencion de un acuerdo de la Audiencia, á que el virey tuviese que someterse, habria podido evitarlo ó remediarlo.

La anomalía de facultades mistas de judicial y ecomómico en unas mismas corporaciones ó personas, se ve aun en paises constitucionales de sistema representativo, porque no es fácil la completa separacion de ellas. Vése en Inglaterra en el Consejo privado del rey y en sus grandes jurados. Vése en el Consejo de Estado de Francia, y en sus maires ó corregidores y jueces de paz, así como se vió en los alcaldes constitucionales de España. En muchas colonias inglesas los gefes militares reunen en sus personas todos los poderes legislativo, gubernamental y judiciario; y á la verdad no se nos dirá que tales colonias deban prefecir, y de hecho prefieran semejante régimen, que en substancia es el de absoluto despotismo y arbitrariedad en los gefes militares, al de corporaciones interventoras y moderadoras, como venian á serlo nuestras Audicacias en América.

En todas partes va se sabe que por lo comun no debe esperarse de los hombres, sino que cuando indemnemente puedan hacerdo, cada cual no desperdicie la ocasion de sobreponer su voluntad à la ley, y su interes particular al bien público. ¿Y á cesta tendencia y conato no se acomodará mejor el poder discrecional de los mandarines sin leyes, o con las leyes que ellos hacen, que con facultades restrictas y bajo la garantia de una responsabilidad que puede llegar á ser efectiva y severa? Si esta verdad no admite controversia, tampoco podrá negarse que en las colonias españolas debieron sus gobernantes locales cometer menos escesos que en otras, por grande que se suponga el desprecio con que mirasen las leyes. En otro lugar tengo hablado de la esattisima observacion de Mad<sup>me</sup> de Statel sobre la dis-

ferencia de lo que los hombres del pais clásico de la libertad son en Inglaterra, y lo que son en sus colonias esentos de la coyunda de la ley de su pais, y conde en patente vilipendio de las mismas colonias eran enviados muchos por el mero favoritismo de la corte, sin otro designio que el de que hiciesen su fortuna individual ó de familia á costa del desuello de los pueblos. Bastaria la historia del Lord Clive v de Warren Hastings, à que facilmente pueden allegarse otras historias semejantes, para darnos una convincente prueba de ello. Me limitaré solo á añadir una indicacion del tiránico manejo del coronel Tomas Picton en la Trinidad, á consecuencia de haber sido tomada sin resistencia la isla à los españoles, en febrero de 1797, por la espedicion del almirante Harvey y del general Abecrombrie para poner allí la propaganda de la insurreccion de las colonias españolas, en cuyo objeto invirtió el gobierno ingles 100.000 libras esterlinas. A la espulsion irremediable de todo el que desagradaba al sátrapa ó a sus concubinas, ó no se prestaba á los fraudes y falsificaciones que estas querian, acompañaron todos los caprichos del favor para todos los empleos, inclusos los de magistratura; se aplicó el tormento hasta á niñas de doce años, de quienes Picton queria vengarse, y ni siquiera se euidaba de formar algunos procesos sino 30 meses despues que el euello de las víctimas habia caido en el patíbulo!!! Habiendo dicho esto, de él nada resta que decir. Solo resta deeir del Lord Melville que, como participante de las concusiones de Picton antes de ser ministro, fué lucgo digno protector suyo en el ministerio: para no omitir nada de cuanto pudiera valerle; ecsoneró inicuamente al coronel Fullarton, que en clase de sucesor inmediato de Picton era quien le habia formado la causa, y en su lugar nombró á Hislop, que hizo bueno á Picton, sin embargo de lo cual no pudo evitar que este fuese condenado á la multa de mil libras en una causa, aunque logró que se sobreseyese en otras varias (1).-

<sup>(1)</sup> Paeden leerse los permenores de esta historia en los cap. 4 y 5 del estado viage de Dauxion Lavaisso d Trinidad &c.

2.º De nada empero valian las buenas leyes y disposiciones, replica David Barry, cuando los empleados del gobierno español en América las eludian con la ceremonia chinesca de ponerlas sobre su cabeza para obedecerlas, y no cumplirlas, y cuando por otra parte tampoco los abusos se procuraban remediar por el superior gobierno de la nacion, mediante que en algunos recursos elevados á él no recayó providencia alguna favorable (1). Lo de ceremonia chinesca podrá pasar por donoso chiste relativamente á aquellos que se aprovecharon del fruto de su ilusoria obediencia, que algunos habrán ciertamente sido en la América española, como tantos otros lo han hecho por todas partes del mundo; pero seria chanza pesada, entre otros para el virey don Francisco Toledo á quien costó la libertad, para el conquistador Gonzalo Pizarro, los almirantes Guzman y Benavides y el oidor Antequera, á quienes hubo de costar el pescuezo, y para el virey Iturrigaray, á quien costó el dinero. Y tocante á la desatencion del gobierno de Madrid en aplicar remedios á los males que se le representaban, ignoro yo en que dialéctica pueda inferirse esto, de que en alguno ó algunos casos particulares faltó resolucion, ó no la hubo muy presto, cuando hay tan sobrados egemplares de lo contrario. Un gobierno mesurado nunca parte ni debe partir de ligero, y pudo suceder á O'higgins y á otros, que en la efervescencia de sus querellas sobre autoridad no entablasen recursos tan fundados como ellos los creian, ó que á lo menos requiriesen informes circunspectos para no aventurar un juicio. Muy luego tendremos ocasion de ver que acaso por estos celos de autoridad O'higgins no siempre se mostró gran valedor de los indios.

La recopilacion de leyes de Indias no fué código hecho de una vez, sino como el mismo nombre y la cronología de sus leyes lo espresan, una coleccion de providencias sucesivas. A las ordenanzas para corregidores y

Vérmes sus notes al opéndice de las noticias secretas, que es el informe que de la vista de su distrito en 1800 elevó al gobierno el intendente de Huquanga, don Tomás Colgan O'h ggins.

alcaldes mayores siguió la de intendentes, y anterior y posteriormente hubo muchas otras instrucciones, reglamentos y decretos que así prueban que el gobierno español no fué escaso en providencias, como el que estas providencias eran dictadas en vista de las creidas necesidades 6 conveniencia, todo lo cual está en gran oposicion con la indolencia en desatender cosas y recursos. En la misma oposicion con tal indolencia se halla el esmero de estar continuamente enviando el gobierno español comisionados ó visitadores á América para que llevasen á ejecucion las reformas, ó para que con vista ocular de lo que pasaba y de lo que fuese útil las propusiesen. Largo sería el catálogo de ellos, de que David Barry ha podido tener noticia desde Bobadilla, Ponce de Leon y Vaca de Castro enviados á Santo Domingo, Nueva España y el Perú, hasta los autores de las noticias secretas y el visitador Escobedo, de quien habla en el apéndice de ellas. Si de algunos de estos visitadores no ha sabido resulta alguna, ¿cómo puede ignorar las que tuvo la mision del habil don José Galvez, quien para las grandes y provechosisimas mejoras de administracion y comercio colonial que ejecutó luego en su ministerio, entró preparándose antes con la inspeccion general de la Nueva España que le confirió el gobierno, y en que se ocupó diligentisimamente por espacio de siete años?

Las mitas y los repartimientos fueron las estorsiones que mas molestaron á los indios despues de la conquista. De las mitas inventadas para obras públicas de utilidad comun y para beneficio de las minas, se hizo en verdad mas ó menos abuso contra el tenor de las leyes, segun las cuales los indios debian ser puntualmente pagados, relevados á plazos fijos, y nunca destinados á trabajos de particulares ni de empleados (1). Ignoro como ó cuando se introdujo clandestinamente la violencia de los

<sup>(1)</sup> Tit. 12 y 13, lib. 6 de la recopilación de Indias. Aun puede añadires que el gobierno estavo siempre deseando abolirlas entersmente, como puede verse en sus diferentes providencias á este objeto, que refiere Solorzano en el esp. 5, lib. 2 de sus política indiana.

repartimientos de los corregidores, subdelegados, alcaldes ó gobernadores, de la que puede decirse que las providencias del gobierno no nos han dejado otra nocion sino la del estrecho encargo que muy particularmente se hizo á los intendentes, de condenarla y proscribirla (1). Cuando el baron de Humboldt escribia en 1804, ya habia 30 ó 40 años, que ni el menor vestigio quedaba de las mitas en N. E., y en ninguna parte se hacia trabajo alguno mas libremente que el de las minas en ella. De consiguiente las mitas alli fueron abolidas por los españoles muchoantes que los franceses abolieran sus corvées dentro de la Francia misma (2). Los repartimientos aun habian sido abolidos primero que las mitas (3). En el Perú, de las mitas y repartimientos ya solo en algunos pueblos se hacia uso en tiempo de los autores de las noticias secretas. y aunque David Barry pretende que todavía en tiempo y posteriormente al tiempo de O'higgins se veia algun repartimiento. Stevenson que recorrió entonces todo el Perú. lo contradice formalmente, hablandonos tanto de las mitas como de los repartimientos, cual de cosas que pertenecian al tiempo de la conquista, y de que no se conservaba sino memoria tradicional de haberlas habido en.

(3) Ensayo político &c., lib. 2, cap. 5 y. 6.

<sup>(1)</sup> El artículo 9 de l'a ordenazza para los del vircinito de Barnos Airea,-publicadas en 1785, probhiós diste prestinientes halp la tirrenhiale penn de que los que los hiciesen pegáran por la primer vez en hemácio de los perjudicados el valor de lo reputido, y de pagar otro tutos aplicable por tecrena: parte si la real cámara, juez y denunciador. En caso de reinciência, justificado el dello, el casigo se anumentario hace la confección de bienes y desterero perpuso de los delincuentes», centendicinlose que los dedino, y demas wasillos mios de aquellos, dominios, quedon por consecuencia en libertal de comerciar doude es aquellos dominios, quedon por consecuencia en libertal de comerciar doude

y cou quien les acomode pora sustine de todo lo que necesitem. «
(2) Estas mitato à coverée un facton solamente uvolas por las holandeses en la India-al tiempo de se compràtia, sino aun elemente de 1865 en que, septimida leida compràtia y au mompelo mercantif, se pretendir reconstruir el al golièremo holandes hacer los mas enérgicos esfuerzos pero oltenes las mayores ventajas posibles del sistema de trabajo forsado de los habitantes, no solamente para la produccian de mercaderias é propérito para el comercio europeo, ninoambien para las obras públicos y los medios de defense de la colonia. O forado tentral de la facta de la colonia de Orado de la facta de la colonia de Orado de la facta de la falla de

epoca histórica ó historietal ya pasada (1). Este testimonio es de tanta mayor monta, cuanto que Stevenson no solo nos cuenta el modo de beneficiar las minas en el Perú, sino que se detiene bien prolijamente à referirnos todas las menudencias de los usos y costumbres del pais. Pero aun, si cabe, de mayor monta es todavía el de otro ingles Miller, hablandonos de las famosas minas del Potosi. La capital de aquel departamento contenia en 1611, segun el censo del intendente Bejarano, 150.000 habitantes, lo cual, dice Miller, que debia atribuirse á los mitayos de diferentes tribus que eran llevados allí para el trabajo de las minas. En 1825 la misma ciudad no contenia sino 8.000 almas, cuva notabilisima disminucion de vecindario no habiendo sido repentina, prueba el largo tiempo que habia de no estar en uso las mitas, aun donde mayor y mas rico número habia de minas. Y por lo que hace á la abundante recompensa que de su trabajo sacaban los operarios, no está menos probada por la costumbre de dejarles para si todo lo que de las minas pudiesen ellos sacar desde la noche del sabado hasta la mañana del lúnes. A esta costumbre, que segun el mismo Miller, y adviertase bien esto, debio tener origen en la condescendencia de los primeros propietarios de las minas, Human los trabajadores caxchas, y son estos tan celosos

<sup>(1)</sup> Narration de., tom. 1, cap. 16, y tom. 2, cap. 2. El que en esta sitimo equitado les, que à Sevensen augurent, que en el tiempo de las reputieristes un courregidor de Husmalia, que habia compredo mus ancheta de anteçios, padició, pasa darte sidida, un lando prohibiendo que ringua india se le presentase en un actos judicioles sin llevar antecios mostidos sobre un maries, pola ficilmente jugor si la ancedella es histories distories, como estra med versa de la comprese de la compr

de su derecho que fueron inútiles cuantas medidos fuertes se adoptaron para cortar los perjuicios considerables que se seguian del descuido de las precauciones regulares en las escavaciones .... «Los trabajadores defendieron su privilegio con la fuerza de las armas, y rodando grandes peñascos sebre los que iban á atacarlos una vez se apoderaron de 15 ó 20 llamas, ricamente cargadas de mineral de plata al tiempo que bajaban del cerro, porque habian salido de la mina despues de la hora en que principiaba el privilegio de los caxchas... Durante el tiempo de este el propietario mas atrevido no iria á visitar sus minas... Los trabajadores generalmente venden el producto de sus caxchas á sus amos (1). No se dirá, pues, aquí, que estaba ilusoria la disposicion del artículo 133 de la real ordenanza de 1782 para los intendentes del vireinato de Buenos Aires, que mandó «no se hiciese agravio, estorsion ni violencia á los que se empleasen en el descubrimiento, labor y beneficio de las minas; que los operarios de ellas no cometicsen robos ó escesos contra sus dueños, ni estos tiranizasen ó perjudicasen á aquellos con aumentarles las faenas ó minorarles los jornales y salarios, segun sus ocupaciones y convenios que hubiesen hecho.

Y á vista de estás mejoras progresivas, ¿podrá nadie, que se respecte á sí mismo, decir que et gobierno español se desentendia de las representaciones dirigidas á mejoras en la pública administracion de sus colonias ultramarinas, y que si daba alguna providencia útil, esta providencia no era cumplida, porque los empleados no la obedecian sino con una vana ceremonia chinesca? Pues empleados fueron siempre del gobierno español aquellos por quienes mas inmediatamente la América del Sud lubo de hacer su transicion, desde el estado en que se hallaba al descubrimiento y desde las llagas que hubo de abrirles la conquista, inherentes á toda guerra, hasta el adelantamiento en que se miró al desprenderse de su metrópoli. Empleados del gobierno español eran aquellos oidores que por su instruccioa

<sup>(1)</sup> Memorias citadas; tom. 2, cap. 29.

w mérito hacian para Robertson estremadamente respetables los tribunales de América (1). Y empleados del gobierno español eran, y nótese bien esta circunstancia, aquellos doce intendentes, que en 1804 se encontraban á la cabeza de los distritos en que estaba dividida la Nueva España. y de los cuales dice Humboldt que ni uno solo habia á quien pudiera tacharse de corrupcion ó de falta de integridad (2). ¿Qué tendrá la mordacidad mas cáustica que oponer á este testimonio de un estrangero, investigador sabio v testigo ocular de lo que él referia? Y si en el periodo de mayor prostitucion del gobierno español todavía muchos de sus principales empleados en América tenian un manejotan puro, ¿cual es la racional censura que en ningun tiempo pueda indistintamente dispararse contra todos, si bien nunca dejase de haber algunos prevaricadores, como nuncadeja de haberlos por dó quiera? La mayor, ó la mas influyente parte de ellos siquiera fué menester que concurriese, «á ir disminuyendo las pequeñas vejaciones á que incesantemente el cultivador se halfaba espuesto de parte de los magistrados subalternos españoles é indios, y á que los indígenas comenzasen á gozar de las ventajas que las leves generalmente dulces y humanas les otorgaban, y de que se vieron privados en siglos de barbarie v opresion » (3). La mayor, ó la mas influyente parte de ellos siguiera fué menester que concurriese á hacer dichosa aquella porcion del orbe, donde una paz de tres siglos habia casi borrado hasta el recuerdo de los crimenes producidos por el fanatismo y por la avaricia insaciable de sus primeros conquistadores (4). La mayor, o la mas influyente parte de ellos siquiera fué menester que concurriese à aquellas utilidades que un criollo nos dice que cada dia se veian de las providencias con que, especialmente en el reinado de Cárlos III. se propagaron en América la política de Europa, el

<sup>(1)</sup> Hist. de América , lib. 8. (2) Cap. 6, lib. 2 de su citado ensayo.

<sup>(3)</sup> Humboldt, alli mismo. (4) El mismo, lib. 2, cap. 4.

adelantamiento de las artes y las ventajas del comercio (1). Los secuaces de David Barry, declinando tal vez la fuerza de la autoridad de Humboldt, insistirán en que el Perú no participó de los mismos beneficios que Humboldt observó prácticamente en la N. E. Y de cuantos argumentos pueden alegar, el mas fundado podrá parecer el recargo que sufria en las mitas, para los cuales tenian que contribuir los pueblos del Perú con la séptima parte de su vecindario, cuando en N. E. no daban sino á razon de 4 p. 2 de él. Este argumento, que en el fondo no prueba otra cosa sino que en el Perú la poblacion era respectivamente muy inferior á la de N. E., no se ocultó al perspicaz Robertson, quien no por eso impugnando las declamaciones de los ponderadores de los sufrimientos de los indios, dejó de comprender á los del Perú en la descripcion que hizo de la situacion general de todos cuantos se hallaban sugetos á la dominación española, «Ellos, dice, ca muchas provincias no solo viven con comodidad, sino con abundancia; son dueños de muchos ganados, y por el conocimiento que han adquirido de las artes é industria curopeas satisfacen bien las necesidades de la vida, y aun las de lujo (2). » Stevenson, que abrazó tambien la opinion de que el número de indios en el Perú se había disminuido y disminuia mucho, entró á reflecsionar sobre las causas, que segun diferentes versiones y dictámenes, supuesta ya la abolicion de las mitas y repartimientos de los primeros años de la conquista, podrian ser últimamente las viruelas ó los licores, y asegura que si fuese esta última es incurable (3). Nada insimuó sobre el influjo de la opresión, y

<sup>(1)</sup> D. Antonio, elcedo en la dedientoria de su diccionario geográfico e histórico de la Impreza a Cárlos II.

(2) Historia de la Ambrica, 166 S.

<sup>(3) «</sup>El inmo lerulo uso del aguardiente destraye mas indios en un aña que las minas en 50, nun entrapolo en estas los estrontimarios accidentes de derrumbos que pueden abrevenir, « dice don Autonio Ullos en el entretenimiento 48. » de site noticios americansus.

A vista de como ese inmolerado uso de los licores había completamente estirpolo las tribus indigenas de las coatas de la Pensilvania, dice Evanklia, que es el designio de la Providencia era aniquilar aquellos enlonges para que dejanto lugar d cultivadores de la tierra, parece umy posible que aquella us-

si algo hubiese insinuado de ella se habria contradicho así mismo, pues que afirma que la disminucion de indios esla misma en las costas donde viven á su entera libertad. que en el interior, donde dice que muchos se encontrabanesclavizados (1). Mas en oposicion à esta esclavitud, se ve la independencia con que holgadamente vivian en muchas poblaciones del interior o esclusivamente de ellos solos, o en que estaban mezclados con otros, segun la propia narrativa, no solo en los valles y comarca de Arauco y Valdivia, sino en los de Cajamarca, Chimbo, Archidona, Riobamba, Otavalo - Barbacoas - Santo Domingo de los Coloravados v otros. Aunque Stevenson nos habla de muchos de estos parages donde los indios recogen oro, y aun en oro pagan su . tributo, ni nos cuenta vejaciones que padeciesen por esto, ni por ninguna de sus otras ocupaciones en agricultura ó fábricas, lo cual debe tenerse muy presente al leer lo que sobre ellos nos dicen las noticias secretas y las agravantes notas de su reciente editor. Lo que mayormente debe tenerse presente, como reverso de este último cuadro, es la esplicacion que Stevenson nos hace de la sucrte de los 4,000 habitantes, todos indios, de Huacho en el delicioso valle regado por el Huara, en la provincia de Catajambo. Ademas de ejercitarse ellos en la pesca, salinas, fabricacion de sombreros de paja, lo que mas le produce es la labor de los campos. «En gran toor de estos indios, añade., debe decirse que no hay tierras mejor cultivadas que las suvas: cuidanse estremamente de sus cosechas, que consisten generalmente en trigo, maiz, habas, camotes ó séase batatas, calabazas, patatas y muchas otras especies de vegetales; tienen asímismo grau abundancia de árboles frutales, cuyo producto sueten llevar á Lima para su venta. Los setos se componen casi enteramente de naranjos, delimones, de pacay, de palta- &c. En algunos parajes seve trepar la vid y la granadilla, buscando apoyo á sustiernos ramos como si no pudiesen sostener el peso del fruto

(1) Narrativa Ge., tom. 1., cup, 15.

moderacion fuera el medio señ iludo al efecto. Vidu de Franklin, reductados de sus escritos y noticias, cup. 5., Londres, 18a6.

que han de dar. El maquey, ó séase pita, tambien es muy comun en los vallados; además de este destino sirve para cuerdas de un uso general, y creciendo hasta la altura de veinte pies los vástagos de sus flores se aprovechan para techos de las casas y otros usos semejantes; si se le emplea bien seco, es de grande duración (1). » El departamento de Puno, dice Miller, se compone de las cinco provincias de Guancani, Lampa, Asangaro, Carabaya y Chucuitos: contiene sobre 300.000 almas, de las cuales las cinco sestas partes son indígenas: su capital es la villa de Puno, cuya poblacion asciende á 7.000 habitantes.... Sus producciones son ganado en muchísima abundancia, cebada que todo el año se corta fresca para los caballos, y patatas. Tiene tambien algunas fábricas ó manufacturas de tegidos de lana, y surte á Lima y Arequipa de estos articulos (2). »

A esta alagüeña imágen de la vida de los indios de Huacho, que tantos pueblos tienen motivo de envidiar aun en medio de las mas opulentas naciones de Europa, juntemos la del placer, que generalmente esperimentó Stevenson, que los habitantes de América recibian en dar gratísima y cordial hospitalidad á los estrangeros (3), y juntemos la de la cómoda y deliciosa mansion que, segun él, se disfrutaba en

<sup>(1)</sup> Hall, capitan de la marina inglesa, no solo vió entre estos indios lo mismo que Stevenson, sino que vió tambien arquitectura griega y gótica entre ellos. Tom. 1., cap. 6., de aquel viage en la fragata de guerra Connay por seums ... oup. v., see aques voige en la progent de guerra Comor por los actos 160, n. y y a la ha centa al Chile, del Peris y el Majera, que le sida en tiempo de los espuintes, y de las mejeras que desle la revolucion balida adquirido. Y para que nos peretermos hiem de la requisir aspectida de la la efecto, debe tenere entruli lo que aquel viage á conta tan externos durá balamentes en dichos ten min, dedes 5 de diferendre de 80m en que la freguesta. encló en Valparaiso, hasta el 15 de junio de 1822 en que sultó de San Blas pura el Janeiro.

<sup>(2)</sup> Memorias citadas, tom. 2., cap. 27. (3) Aunque las leyes prohibian la ida de estrengeros á América, nunca generalmente dejaba de ir, con nombre propio ó simulado, todo el que queria, ora cuando en América eran admiti-las las banderos estrongeros, ora cuondo no lo eran. Y los estrangeros que allí iban y se abrigaban, no pagaban la contri-bucion de ostrangería que los ingleses hacen pagar en algunas de sus colonias, i como en otras su residencia pendia moramente del instable antojo, que tarste hemos risto en algunos gohernadoras inglasos.

(99)

las grandes ciudades que visitó, Lima, Quito, Chile, v Sta. Fe, y no será ya estraño en labios de los mismos autores de las noticias secretas un párrafo que David Barry debió suprimir, si queria que se prestase ciego asenso á todos los demas. «Los habitantes de las Indias, tanto criollos como europeos, y particularmente los del Perú, de quienes hablamos en particular, permaneciendo siempre leales á los reves de España é inmutables en la fé, no pueden tener razon para apetecer otro gobierno que les sea mas ventajoso, una libertad mas completa que la que tienen, ni mayor seguridad en sus propiedades. Allí viven todos segun quieren, sin pension de gabelas, porque todas estan reducidas á las alcabalas, y aun estas queda ya visto con cuanta voluntariedad contribuyen : no tienen otra sujecion á los gobernadores que la que voluntariamente les quieren prestar: careciendo de todo temor á las justicias, casi no se reconocen como vasallos, porque cada uno se considera un soberano. Y por este tenor son ellos tan dueños de sidel pais y de sus bienes, que nunca llega á sus ánimos el temor de perder cosa alguna de su caudal con el motivo de la necesidad que suelen padecer los monarcas, cuando la dilacion de las guerras menoscaba sus rentas, obligándoles á aumentar las pensiones de los vasallos para haberlas de sostener. El que alli tiene haciendas, es dueño de ellas y de su producto libremente: el que comercia, de las mercaderías y frutos que maneja: el rico no teme que su caudal se disminuya, porque el rey le pida algun empréstito, ni lo ponga en la precision de hacer gastos ecsorbitantes: el pobre no anda fugitivo ni ausente de su casa por temor de que lo hagan soldado contra su voluntad: y así los blancos, como los mestizos, estan tan distantes de que el gobierno los multe, que si supieran aprovecharse de las comodidades que gozan, y de la bondad del pais, podrian con justos títulos ser envidiados de todas las naciones por las muchas que gozan bajo el establecimiento del gobierno en que viven, y la mucha libertad que con él consiguen. Los accidentes políticos y las guerras de Europa son cosas indiferentes alli, y si esta misma indiferencia puede dar motivos á quejas de falta de noticias instructivas de la cultura y gobierno de las potencias de Europa, pueden consolarse bien con el inestimable tesoro de la comodidad que les ofrece aquel pais, donde cada cual es un pequeño soberano á quien las autoridades mismas tienen que temer (1).»

Por mas empeño que ha puesto el editor de las noticias secretas en persuadirnos, que en el tiempo de su amigo O'higgins el Perú no era menos cuitado albergue de puras desdichas para los indios, que lo era cuando las noticias secretas se dieron, para inferir que en el espacio de medio siglo nada se habia remediado; el informe mismo de O'higgins nos suministra algunos datos que desairan el empeño de su amigo. En todo el partido de Andaguilas. O'higgins despues de haber ecsaminado muchos espedientes no halló el micnor motivo de queja, porque se habian religiosamente cumplido las órdenes dudas para que los operarios fuesen puntualmente pagados de sus jornales, y no en cosas que se les cargasen à precios subidos, como se hacia antes; en la pampa de Quilcata encontró O'higgins una india riquisima; en las fronteras de los partidos de Anca v de Guanta vió mas de 700 haciendas cocales, formadas por españoles é indios en tierras realengas, sin mas título ni compra de S. M. que el haberse apropiado cada uno estas tierras seguo su voluntad; los judios de Huamango. esentos de pagar tributo por estar destinados al aseo de la ciudad, eran ademas fabricantes y tragineros de tucuyos de algodon, y aprovechándose del indulto general de derechos en primera venta, concedido á las manufacturas de los indios, no solo estraian los tucuyos que ellos mismos elaboraban, sino tambien otros que compraban para revenderlos en las provincias limítrofes. O'higgins, tan natrono de los indios, no juzgó conveniente tolerar tal nianiobra en fraude de la real hacienda, y propuso que en lugar de las 40.000 varas de tucuyos que de la referida manera se estraian, las guias de indulto se redugesen á 12.000 varas, pero la Junta superior decretó en 18 de noviembre de 1801, que nada se innovase.

<sup>(1)</sup> Notioias socretas &c., part. 2., cap. 6.

Ahora quisiera yo que ingenuamente se me contestase, isi cuando en todo un partido, despues de ecsaminado un gran número de espedientes, se ven puntualmente cumplidas las órdenes dadas en favor de los indios jornaleros, ha sido siempre inútil dar buenas órdenes, porque ninguna se cumplia?, ¿si cuando á la par de los españoles se ve á los indios apropiarse tierras realengas y formar haciendas cocales, han sido siempre los indios despojados de sus propiedades é impedidos de adquirirlas?, ¿ si cuandose ve una india riquísima, no es claro que así como ella ha llegado á serlo, pudieran tambien llegar á serlo sus demas compatricios á quienes igualmente ayudasen la suerte y las circuustancias?, ¿si, en fin, cuando se ve á las autoridades fomentar la industria de los indios amparándolos en la estension del goce de privilegios, de que por sola práctica se hallaban en posesion, y que los intendentes repugnaban por no juzgar esta práctica muy conforme á las leves, las autoridades transgredian siempre las leves en perjuicio de los indios?

Consignado en las leyes mismas tenemos un hecho, de prueba irrefragable, de que la accion de las autoridades locales del Perú, en vez de haber siempre sido maléfica y proterva, como muchos la figuran, fué á ocasiones dulce y benigna mitigando y relajando la observancia de algunas leves que parecian rigorosas. Por las primitivas que se dieron á las Indias estaba prohibida la plantacion y cultivo de viñas. No obstante, los vireyes del Perú dejaron plantar todas las que se quisieron, sin arredrarlos para ello ni aun el carácter tiránico de Felipe II, quien en 1595, si bien renovando la prohibición de nuevas viñas en lo futuro, dispuso que pagando los dueños de las ya plantadas un dos por ciento de sus frutos, fuesen condonados y absueltos de toda pena en que pudiesen haber incurrido, y sin limitacion de tiempo siguiesen así ellos como sus sucesores y herederos, y todo el que de ellos tuviese título ó causa, en el goce y cultivo de sus viñas. (1). Este

<sup>(1)</sup> Ley 18, tit. 17, lib. 4. de la recopilacion de Indias.

indulto de un monarca cual Felipe II, ; qué confianza no daria para intentar nuevos plantios á pesar de la nueva prohibicion! No tuvieron, pues, las autoridades de la América española que ceder á mero efecto de temor de cansar la paciencia de aquellos naturales, para permitir el cultivo de la viña, como lo supone Humboldt en el virey de Mégico, relativamente á la órden que en los últimos tiempos dice que recibió para arrancar las cepas, á conseeuencia de las quejas del comercio de Cádiz por la baja estraccion de vino de la península (1).

Obvias y sencillas razones se presentan desde luego para comprender el mayor atraso en que á la entrada del presente siglo se hallaba el Perú respecto a la N. E. 1.3 Su mayor despoblacion relativa en el tiempo de la conquista, la cual aparece de lo que ya llevamos dicho. 2.ª Su mayor distancia de la metrópoli, que dificultaba mas las comunicaciones con él. 3.º La menor y menos eficaz accion que el gobierno ejercia allí por consecuencia natural de las dos causas anteriormente espresadas que la obstruian, así como la obstruia tambien la escasez de suficientes recursos para hacerla respetar. El cuerpo de 2.000 hombres levantado

<sup>(1)</sup> Ensayo politico, lib. 4., cap. 9. En este mismo capítulo confiesa Humboldt que ignora la ecsistencia de prohibicion alguna de plantios de olivares, aunque los americanos no se atrevian a cusavarlos, temiendo los celos de la metrópoli, que siempre habia mirado de mal ojo dichos plantios. Yo en lugar de prohibicion veo autorizacion espresa en la ley 6., tit. 12., lib. 6. de la recopilacion, espedido en t601, reinendo Felipe III, por la cual lo único que se prohíbe es, que se obligue á los indios á trabajor en viñas y olivares, del mismo modo que estaba prohibido que se les obligase á trabajor en ingenios de azucar y obrages de paños, de lana, de seda y algodon. Y leo asimiamo en Acosta la razon de porque no se hacia aceite en América. «Olivas y olivares tambien se han dado en Indias, esto es, en Megieo y Perú, pero hasta hoy no hay molino de aceite, ni se hace, porque para comer las quieren mas (a las olivas) y las sazonan bien. Para aceite hallon que es mas la costa que el provecho; así que todo el aceite va de España.» Historia natural y moral de las Indias, lib. 4., cap. 32.

En cuanto à los ensayos no parece, segum los que han recorrido la América, que en ella fueren muy desconcidos donde el terreno era à propósito, do dunde otras coquaciones mas lucritiras no llamaban el Interes à plantido 6 tarress de direrso gênero. Si llumboldt admirab los hermosos olivares del araobispo de Mégico, Miller nos habla tambien del pueblo de Olivares en el Perú, « célebre por la buena calidad de las aceitunas que produce, las cuales son generalmente tan grandes como huevos de palomas, y estan reconocidas ser superiores en el gusto á las de Sevilla.» Memorias citadas, tom. 1., cap. 6.

en Lima desde 1740 á 1744, para preservar las costas de insultos de los ingleses tuvo que ser reformado, porque no bastaban á mantenerlo ni los recursos ordinarios de la caja universal del l'erú , ni los estraordinarios á que se acudió, y eran bastante crecidos (1). Esta falta de suficientes recursos para sostener energicamente la accion de las autoridades, ocasionaba «que en vez de ser ellas temidas, ellas eran las que solian temer ó el riesgo de sus vidas, ó el del ascendiente con audiencias y vireyes, v así los corregidores evitaban estos riesgos atendiendo á sus utilidades propias, y dejando el gobierno ó la mayor parte de él en los alcaldes.... Por lo cual la eleccion de los ayuntamientos era lo que originaba grandes bandos y disturbios (2). » Los vireyes mismos, cuyo despotismo se ha ponderado tanto, no dejaban tampoco de mirarse á veces resistidos é insultados. Manifiéstalo el caso, en que el marques de Castel-fuerte se vió precisado á desplegar un gran rigor para llegar á ser obedecido de una señora, que hasta con fuerza armada intentó ser receptadora de un delicuente segun la costumbre en que la gente principal de Lima estaba, de que sus casas fuesen impenetrables asilos de malhechores (3). Un ministro español llegó á decir que esta era prerogativa que las leyes concedian á las casas todas de los indios (4).

3.º Con que, si segun esto las autoridades locales del Perú eran tan impotentes para hacer el bien ó el malcómo podrán imputárseles las violencias y estorsiones de los indios? Ellas no podrian venir sino de aquellos próceres ó magnates del pais, que eran-pequeños soberanos capaces de aterrar á las autoridades mismas. ¿ Y quienes eran estos? A mano encontrarán muchos sin vacilar un instante la respuesta; los españoles. Mas yo creo ser necesario que aclaremos este punto, para que nos entendamos.

<sup>(1)</sup> Noticias secretas, parte 2., cap. 6. (2) Alli mismo.

<sup>(3)</sup> Alli, cap. 5. (4) Don José del Campillo y Cosio, en su nuevo sistema de gobierno económico para la América, parte 1., cap. 7.

Igualmente que los peninsulares se llamaban españoles en América los criollos, que como descendientes de españoles peninsulares alternaban con ellos en todo, gozando del primer título de toda aristocracia americana, que era la calidad de blancos. Los demócratas que ahora han declarado la guerra, asesinado, espoliado y lanzado del continente americano á sus progenitores, merced á la estolidez del gobierno español absoluto desde Carlos III. no son otros que aquellos mismos aristócratas, que blasonando de su descendencia peninsular por todos cuatro costados se perecian de la comezon de condecoraciones de heráldica goda, aun cuando el rostro y la configuracion de muchos de ellos patentemente alegaba su genealogía india ó africana que desdeñaban; no son otros que aquellos mismos que hoy todavía llevan sus apellidos españoles. Si se esceptuan los poquísimos que se reputaban ó querian ser reputados como de alcurnia de emperadores ó incas, dígase cuantos eran los que antes tomaban nombres indios; digase cuantos han hecho ostentacion de su parentela india aun despues de la revolucion. Aun á su título de inca por descendencia de ellos en alguna línea no faltó quien agregase su nombre patronímico de familia española por otra linea, como se vió en el inca Garcilaso de la Vega. Los que se decian descendientes y condes de Motezuma. asociaban á estos títulos los apellidos de Sarmientos y Valladares. El mismo José Gabriel Condorcanqui no se acordó de que se llamaba Tupac-Amaru para la revolucion, sino cuando se vió sin esperanza del título de marqués de Oropesa como descendiente de Sayu-Tupac, á quien el rey de España lo concediera.

Si á las noticias secretas hemos de estar, pues que tanto se nos citan, ellas nos revelan bien el prurito de los criollos por pasar como originarios de lo nejorcito de España, y su menosprecio de los indios... Las parcialidades y bandos entre europeos y criollos que se notan en todo, proceden de la demasiada vanidad y presuncion de los criollos, y del miserable estado en que comunmente llegan los europeos. Como á pesar de esto con la ayuda de amigos y parientes, y á costa de su trabajo y apli-

cacion se penen presto en estado de casarse con las señoras mas encopetadas, los criollos, que se suponen de las mejores familias de España, murmuran, y estas murmuraciones dan lugar à que se saque à relucir el verdadero origen de los murmuradores (1)." En Quito tuvo el rey que mandar la fundacion del convento de monjas de Santa Clara para las hijas de los caciques, porque las monjas de los otros conventos no querian admitirlas en su gremio. Las de Santa Clara admitiendo las españolas vinieron á parar en que estas se apoderasen del mando, y no quisiesen luego recibir à las hijas de los caciques sino en clase de legas, esto es, como sirvientes con quienes esquivaban alternar de otra manera (2). ¿Serian estas españolas de todos los conventos de Quito, mugeres peninsulares que fuesen allá á tomar el velo y poblar todos los conventos, ó serian españolas ultramarinas, esto es, criollas? No cabe titubear en la respuesta. Y si en la humildad del claustro se veia en los criollos esta aversion de los indios, que rechazaba de su lado hasta los hijos de los caciques, ¿qué sucederia en el orgullo mundanal con los que no fuesen caciques?

Colígese evidentísimamente de aquí que los malos tratamientos que se suponga que aquejaban á los indios, cuando se imputan á los españoles, nunca han debido imputarse esclusivamente á los españoles peninsulares, sino à toda la raza blanca, compuesta de españoles peninsulares y criollos. Sí en atencion á esto queremos deducir la suma dedichos malos tratamientos, de que respectivamente pudiesen ser responsables los españoles peninsulares y los criollos, dos serian los datos que para ello habrian de consultarse. El primero seria el número respectivo de personas que infiriesen los malos tratamientos, y el otro la calidad moral de estas personas. En cuanto á la proporcion de europeos y de criollos, si en toda la América del Sud hubiese sido la misma que calculaba- Humboldt en la N. E., aunque yo la creo baja respecto á la totalidad del continente de

<sup>(1)</sup> Alli, cap. 6. (2) Alli, cap. 8.

la 'América del Sud, porque la N. E. era notoriamente el pais mas concurrido de españoles europeos, ella seria la de 14 criollos por cada español peninsular (1). El otro dato lo suministran el trabajo y aplicacion de los españoles europeos, comparados con la vanidad y presuncion de los criollos, mas 'entregodos á la ociosidad ó abandonados de los vicios, segun las noticias secretas. Todavia deberia atenderse aun á que, segun ellas, las mayores vejaciones provenian á los indios de sus curas (3), los cuales eran criollos en mucho mayor número que los europeos (3).

Habiendo de resolver la cuestion por tales datos, que no encierran incognita alguna que despejar, portentoso es

. (1) Entage politico, lib. 2.1 cap. 7.

(2) Parte n. cap. (3) 5.
(3) Barle n. cap. (4) 5.
(3) Barl Burre, que sin atenuor una vez siquiera las invectivas contra las septicles, se del-inó en recargidals sientper, y on ne encontrar jumás indemunicación aliquan de misquan aspecie, un odice buenamente que los autores de la noticios accretos nunca llegrano. é approar la principal emas de enemitad de los criolidos costen los eviropios, que era el que extos tenía la casi mitad de los criolidos costen los eviropios, que era el que extos tenía la casi no conderectiva en empleos de iglenia, judicatura, nunas y restus, los cuales se daban sin consideración al métito y por el ado facoritimo de Madrid, y de los yi, en conderection al métito y por el ado facoritimo de Madrid, y de los yi;

reyes. Nota al cop. 6, parte 2.

No septid Davil Barry, que estó equivally à decimos que el principal motiro de la insurreccion de los cristilos cas as interes particuler y no el lien general de los in ligeros, de quience se decina representants y apaderados. Mucho monos rapro en lo que entira nos acercion las hecho pulpulle da revolucion ecurato à lo nhultado de la queja. ¿No son los militares y los curas que habia ercillor, los que mas hou seplodo el fuego de la issurreccion? Y de quien tenian los mois nas grados militares y los otros sus caractos? Dor lo que hace à Barry habiase si lo testigo de clen, no negario decoacemente el partido que, en agravio del mério de muchos espódoles poinsulares, secuban algunos eriollos à consecencio; al direce con que coropolalos nas memotibles.

Admirome de que el horon de llavaleble por a petr la queja de los criollos incurries en el cror de decir, que el único virey de N. E. maci no a másrica, fais don Juan de Acuña, maques de Casafarte (lib. 3, cop. 8.), enundo macho mas inmediata al tiempo de su recilencie en Mégio hait senido al conde de Revillagigelo, de esquarreta administración hore llamidolt, el debido esquare de Revillagigelo, de esquarreta administración hore llamidolt, el debido esquare de Revillagigelo, de esquarreta administración hore llamidolt, el debido esquado la que ha bablo ceidido en Améria y en España. Pero yo, como todos las que no quieren heer traición á la verilad, shemma que ella seria larguistma, y que en ella se enoutariam ministrato, embagiores, generales, artadispas y obispos, consejeras, intendentes, cilores Re. En el momento que esto escriba, cumalo las colonias españalas se haltan relacidas à porca ilaba, en todas ella hay la alas Filipinos, de incondente en la Habuto, de obispo en Paerto Rico, donde so hace mucho que estaro tambian de espita, guercal stor estración. que los criollos, procurando echar encima de los españoles peninsulares toda la odiosidad de los malos tratamientos de los indios, se proclamen los redentores de ellos en el alsamiento criollo contra los españoles, pues que los indios, para tomar alguna parte en él, dirigiéndolo en favor de los criollos, tuvieron que ser aguijonados por estos. Y si al rigor de los principios debemos atender, estraño será tambien que los cciollos se aplicasen á si mismos el derecho, que indudablemente asistia á los indios de reivindicar su pais de la dominacion de toda raza alienígena. A quien faltase el título de oriundez indigena, no puede haflarse otro mejor para la posesion del pais, que el que tenian los españoles peninsulares, ó el que tienen los negros nacidos en América de los importados en ella. El mero nacimiento ó no es lo que da la patria, como no se la da, por egemplo, al hijo que á un embajador estrangero naciese en Constantinopla, ó si bastase solo para darla, lo mismo se la daria al negro que al criollo nacido en América. Todavía si ademas por otras reglas de justicia han de estimarse los derechos que se adquieren pro cultura et cura, el español llevando la civilizacion á la América, y el negro fertilizando su suelo, no pueden haberlos alcanzado menores que aquel que no ha hecho sino aprovecharse de los afaues de ambos.

Un gran publicista de la antigüedad, habia ya considerado la cuestion de las dos patrias, loci et juris, esto es, de nacimiento y de ciudadania que podia tener el nacido en distritos que aun eran mas libres é independientes que las colonias, cuales eran los municipios. Su conclusiona es, que aun cuando debe amarse la patria dada por el distrito donde se ha nacido, debe amarse mucho nas la madre patria que constituye el estado á que el distrito pertenece; y donde para el goce de los derechos y ventajas generales que el estado proporciona, fueron incorporados los que nacieron en los distritos coloniales (1). Si

<sup>[1]</sup> Et eum patriam dicimus ubi nuti, et illam quà excepti sumus. Sed necesse est eam charitate præstare quà respublicæ nomen , universæ civilatæ

esta sentencia hubicse de alcanéar, no ya é los españoles peninsulares que teniendo una sola patria de nacimiento y eiudadanía tomaron las armas contra ella, para lo cual nunea puede haber disculpa, segun el mismo-publicista (1), sino é aquellos criollos que é la España, o é españoles, debian su educacion, su carrera, sus honores y riquezas; la conducta de ellos quedaria bien calificada para todo: el que imparcialmente la contemple (2). Y si por el mero derecho de nacimiento se creyese aun justificada esta conducta, ¿qué justificacion cabrá á las hatidas que, como la de Rosas en Buenos Aires el año 1833, han hecho los eriollos para esterminar á los indies, quienes allí por lo menos se han mostrado mas hostiles á los criollos de lo que nunca se mostrarom á los sepañoles europeose? (3).

est, pro qua mori et eui nos totos dedere, et in qua nostra omnia ponere et quasi consacrare debemus. Cic., lib. 2 de legib. cap. 5.

(1) Umnino nulla causa justa cuiqam esse possit, contra patriam arma

capiendi. Filip. 2., par. 53.

(2) Si como creo, los informes que se me lan dado son esectos, un solo esemplo decidirá mastro juicio ca muchos esono. El general don José Sm Martin neció accidencimente en Baenes Aires, de pudre y madre enropeos. Muerto sa podre la visuala regresó con se Amilia da la perínciala, terviandose à su citudo hijo casi en puñales, de manera que Buenos Aires le era tordimente desconocido. Educado en España, halláfase bien jóven de espiria graduado de teniente corone en 1863. Así que estalló la guerra penisualar contra Napislom, prefinó Sm Martin abundom sus banderes de España é iras é Buenos Aires pira osesillar la rebelion contra ella (Carl seria el motovo que le indujo á esta determinación. Su esplicio de Buenos Aires podrá esco asplicatio.

Ona revolacionnio americano, que tiulo patria alegra aquel don Bernardo Obiggius, supremo directra de Cilile, el enal si tan espontiamente se jestala de su apellido, nunca le correspondio olvidar, que á este apellido iba nuncia la emenoria de que el advenediro irlandes, de quine lo tomba, lubia debido est troordinarios lavores al goldierno espoñol, cono cran, su gratutia adopcion en España, su arentigida estrera, la capitania general de Chile, el vivientos del Peria.

y el marquesado de Osorno?

<sup>(3)</sup> Este hecho nos comprueba lo mismo que ya hemos leido en Miller, entre esque la cindios, en lugar de rer en los resilidos esta hermanos y salcoloses tos contemplas tan enemigos anyos antanales como á los compres, y tan intrusor somo á estes, aim que d'apositions monsárquico, ni libertad republicana los ade hiera mas á unos que á otros. Idéntica à la garra, que como era consiguiente bicieron à los primeros invasserse de as suelo en exulquiera forma de gobierno que estus llevason, fué la que prosiguieron hiaciendo, mientros as consideraban que estus llevason, fué la que prosiguieron hiaciendo, mientros as consideraban que fuerra pura el la, contra los erciolos, a can canado esto han tratado de variar aquella firma de gobierno. La generación inglesa no se apoleró del norte de la Auséries sinó a costa de contratos indicos. Si sua pose la Auséries sinó a costa de contratos indicos. Si sua pose

## CAPITULO VIII.

Bienes que á la América produjo su conquista por los españoles, y reflecsiones sobre el tiempo y forma en que ha tenido lugar la independencia de aquel continente, y sobre las consecuencias de ella.

No haya miedo, lo sé bien, de que por nada de le que está demostrado, se arredre una cierta secta de continuar gritando, que lo urgente era destruir de cualquier modo la dominacion española en América, ya fuese entregándola á una raza igualmente advenediza, ó ya á la indigena, porque siendo los españoles los únicos perpetradores de los males del nuevo mundo desde la conquista, punca se habia recibido, ni podia esperarse bien alguno de ellos. De todos los encomiastas de los antiguos gobiernos americanos, ninguno quizás habrá rayado mas alto que David Barry en algunas notas que con su gracia particular ha puesto en el libro que nos ha dado á luz. Segun ellas cuando Francisco Pizarro favoreció al Perú con su visita, ya aquel pais tenia leves establecidas, escuelas, industria, agricultura, caminos seguros, posadas espaciosas y gran cantidad de riquezas, que no pudieron negar sus conquistadores. con lo cual si los españoles comparasen sus ventas. sus caminos, &c., anteriores al siglo diez y ocho, tendrian que confesar su inferioridad; lo único que la esperiencia

antes de la revolución, esto es, en 1755 se vió à los indies de auciliares de los francess del Canadá contribuyando à la victoria solore Sindoles y obligario dole à una huida, de los que Simbles dice que squella fié la mas estraordinaria y esta la mas raipida de que jumia las que menoria, durante la revolución los observamos de auciliares también de les ingless apuderândose en 1778 de los ferers de Kingston y Willedenough y matemodo à caustra prate encontraon alli, y paseriormente à la independencia los advertimos en 1721 delamostando à los republicames y continuando su guerra haite el trando de 1721, Frienz de citoda vals de Franklin. cap. 6, y la de Wushington por Maria del 100-4, espo. 1., y tom. 5, cap. 8.

podía enseñar á los indios, era que los reyes de España, sucesores de los incas, no eran de los descendientes del Sol, que tanto habian favorecido el Perú con su benigna influencia, y que los españoles en vez de aprovecharse de las verdaderas ecosnitiantes riquezas, y de las primeras materias para elaborarlas, las pocas que de esta última clase obtenian, era con la destruccion del productor, como lo hacian cortando por el tronco los árboles de canela y quina para quitales la corteca, y matando las vicuías para despojarlas de su lana: de donde concluye David Barry que la debifidad en que aquellos celebrados países se han visto para sostener sus nuevos gobiernos, cuandos se les presentó la ocasion de sacudir el yugo que los agobiaba, procede de haberse sentido entonees los efectos de su anterior cor-

rompido gobierno (1).

Si por la narracion de los conquistadores hemos de pasar en cuanto á lo que encontraron en América, no hay duda de que allí hubieran de verse cosas estupendas, como hemos dicho ya hablando de Santo Domingo. Aun de la narracion de personas fabricadoras de teorias sobre el primordial estado de la América, ó que fuesen mas instruidas ó menos interesadas en ponderar que los conquistadores de la América, debemos desconfiar cuando ellas no se apoyan sino en quimeras vanas ó en hipótesis gratuitas, segun la oportunisima advertencia de Robertson. Ya que de este agradó á David Barry plagiar una comparacion, debió haberla plagiado cual Robertson la escribió, y entonces en lugar de una vaciedad insulsa habria dicho una cosa tolerable. Entonces en lugar de haber estendido la comparacion mas allá de lo que fuesen caminos á caminos entre los del Perú y los de España, anteriores al siglo diez y echo, la habria únicamente ceñido, segun Robertson lo hace, á lo que eran los caminos del Perú y los de toda la Europa, entre los cuales se incluyen tambien los de Inglaterra. Entonces habria comprendido que la razon porque aquellos

<sup>[1]</sup> Vérnse sus notas al cep. segundo y al último, parte segunda de las noticias secretas.

eaminos que solo tenian quince pies de ancho, y en muchos parajes carecian de toda solider, pudieron ejecutarse y mantenerse, estaba en oposicion con la industria y agricultura que se supone al pais. Entonces se habria convencido de que ni era necesario gran tradajo y arte para hacer y mantener unos caminos por donde jamas pasaban ruedas, y que apenas eran pisados sino de planta humana, ni nunca podian dejar de corresponder á lo que denotaba la falta de puentes, que ni de piedra ni de madera sabian construir los peruanos por su ignorancia del uso de los accos y del pos peruanos por su ignorancia del uso de los accos y del

trabajo de los leños (1).

Si David Barry no fuese tan cándido como lo parece en estas materias, ¿de donde podria sacar la idea de que un imperio que, en la gran estension que se le supone, no tenia mas ciudad que la del Cuzco, era estremadamente industrioso y opulento? ¿Ignora David Barry que el único modo de tener, y el único con que se han tenido buenos caminos y posadas en todos los paises del mundo, es que anteceda el tener grandes pueblos donde el comercio de unos á otros haga precisos los medios que faciliten sus comunicaciones? Así es que los únicos caminos del Perú, de que se nos habla, son los dos que corrian las 500 leguas desiertas del Cuzco á Quito, y aun cuando se añadan, como quieren algunos escritores, otros tres dudosos caminos á la cordillera de los Andes, à Chile y à Arcquipa, nada se nos ha dicho de los otros muchos transversales que deberian corresponder en un imperio estremadamente floreciente. Lo cual prueba que la única necesidad á que hubo que acudir, fué à la que efectivamente se acudió, cual era la de mantener las relaciones entre puntos tan distantes. Si hubiese quien, con el gran saber que algunos aparentan hoy del antiguo imperio de los incas, nos delinease los verdaderos confines de él, gran parte segun sus descripciones creo que deberia encontrarse nunca dominada por los españoles, en especial en las sierras. ¡Y hánse visto alguna vez en ella esos prodigios de industria, de agricultura, de

<sup>[1]</sup> Robertson, hist. de América, lib. 7.

eaminos, de potadas, de acequias, de temples del referido imperio? Pues allí deberia encontrarse algo siquiera de esto en lugar de los indios absolutamente bravios con que siempre se ha topado, ¿Guales han sido las resultas de las espediciones en busca de esos valles encantados entre Atico y Chaparra y entre Chorecuga y Majes, donde se conservaban poblaciones de los antiguos peruanos que nunca han podido hallarse? (1). Sus resultas no han sido otras sino identicamente las mismas que las diligencias hechas para encontrar la magnifica ciudad de Cibola ó Cibora, que en la vieja California vió y tocó el buen padre Marcos de Nizza, y que en verdad no fué destruida por los españoles (2).

Sabria David Barry la historia de la España romana, arábiga y del siglo que succdió á la espulsion de los sarracenos? Si la hubiese sabido, no podria ignorar que en la primera época tuvo la España caminos magníficos, de que se conservan puentes; tuvo acueductos y otras obras que pruchan la perfeccion de sus conocimientos en cl uso de los arcos, y en el trabajo y pulimento de la niedra y la madera; que en la segunda época daba lecciones de agricultura á toda la Europa, y que de alguna de sus acequias y riegos se conservan todavía patentes testimonios en las últimas de sus provincias de que fueron echados los moros; que en la tercera época descolló en las artes y ciencias sobre todos los pueblos del mundo; y que, en fin, de todas las épocas subsisten monumentos eternos del alto grado de su civilizacion y saber. Si ellos se confrontasen con lo que ecsistia en el

<sup>(1)</sup> Miller, memorius citodus, tom. 2, cop. 10. Aonériome Indee Teide en m perdoite de 1833, que no se que estramero, xua me preste, labia decahierto en lo interior del valle de Árvato. 4 donde dice poesto, las ruinas buirias à los erpodoles, que unone pentrorno ilonde el suste el a noticio asguns laber el penetrodo i y la anyreologis tendris aquí materia de esculritor quiese publicase haber silo los esterminadores de les inbitantes de est gonciabid, y como los assucanos posaron de la civilización que ella supre a tendo ratura. El doministro de estos en el Perú.

<sup>(2)</sup> V'case el citado ensayo de Humboldt, lib. 3, cap. 8.

Perú al tiempo de su conquista, ¿ podrá haber quien reconozca la inferioridad de lo que todo esto presupone haber habido en España antes del siglo diez y ocho respecto á lo que se encontró en el Perú? ¡ Qué digo en el siglo diez y ocho! ¿Pues qué el Perú no fué conquistado en el siglo diez y seis? ¿ Y el siglo diez y seis no era el de las glorias literarias y militares, de las artes y de la industria de España? Miserable efugio será apelar à la devastacion del Perú por sus conquistadores, como causa de haberse borrado hasta las huellas de lo que el Perú era á la sazon en sus ciudades populosas, cuando se conservan de cosas de menor monta. Las devastaciones de los bárbaros del norte, ni las de las posteriores guerras con los moros, han destruido las señales de la civilizacion de España romana y arábiga. Mucho pereció en tan rudo conflicto, mas á pesar de él, y á pesar del largo trascurso de centurias mucho se conserva aup, porque era real y consistente de suyo. Las grandes ciudades subsisten si no todas, á escepcion de una pequeña parte desparecida no tanto por el choque de las armas, como por la furia incontrastable de los elementos. Cual se conserva en el Perú su única ciudad del Cuzco, con su templo y fortaleza, pues que por lo demas no habia sino lo que Herrera llama lugarazos (1), que luego la imaginación ha querido engrandecerlos tanto como á la interpretacion de los quipos, ¿ por qué no se habian de conservar otras, é à la menos la memoria de otras del

(1) Herrera, hist. general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Oceano, década 5., lib. 6, cop 4.

<sup>7</sup> tuerra strine cue mar Oceane, accuna . 2, (16). 0, cop 4.

Don Antonio Ullo, "describiedionos in especiálo de los pueblos indios de que restan vestigios en el Perú, dier que ella era varia, pro regularmente se observaba ser desle 300 prosos de lorgo, en usos hasto fon, que era la de los mayores, siguiendo: segun corrin los valles. Su aucho era de 30 á 100 posos con corta diferencio. Noticias antarjectusas, americensas, americens

En salos los to años primeros del decubrimiento de esa isla de lísti que se nos quiere presentar camos de tipo de la devastación espeñados, esto es, dese de 1693 el 1504, en que ya la golernada el comendador dun Nicolás Orando, se contaron en cela 17 cia labola y villas poblas per estributars, amo diese de controla en la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la compani

tiempo de los incas, si las hubiese habido? Permaneciendo en el todo ó parte los referidos caminos, algunos edificios y tambos, el templo de Pachacamac, el obelisco de Tiahuyacan, el mausoleo de Chachapoyas y los acueductos de Lucanas y Condesuyos, de que tan magnificas descripciones nos han hecho algunos viageros al paso que nada notable nos dicen otros; por qué no permanecerían asímismo mayores residuos siguiera, o bien acrecentamientos de lo antiguo, como no es raro observarse en N. E.? (1). Acerca de lo que indiquen los tambos puede ecsornarse romanticamente cuanto se invente. aunque en menor escala de lo que cabria forjar, si desolada enteramente la España no apareciesen en ella mas que sus grandes monasterios, á que estuviese ligado el recuerdo de algunas famosas hospederías. No creo que sin embargo fuese una incluctable prueba de su anterior civilizacion.

El Perú era al tiempo de su descubrimiento el país mas civilizado de la América en ciertas costumbres y en ciertos ramos industriales. Ni se sacrificaban en él víctimas humanas á Witztapuzli, ni se hacia la guerra por el solo placer de derramar la sangre de sus enemigos, y de comer sus carnes, como sucedia en N. E. (2). Pero no por eso los hijos del Sol dejaban de ser por el principio teocrático de su gobierno tan despóticos como Motecuma lo habia llegado á ser por usurpacion, ó como por hábito lo eran los asiáticos. No por eso los hijos del Sol querian ser obedecidos con menor prontitud y servidumbre que la

(1) Puede verse el catálogo de las principales respectivas antigüedades del Perú y de la N. E. en el ensaro de Humboldt, lib. 3, cap. 8.

<sup>(2)</sup> La balicion de rui bărhaza costumbreă prece que fue debide â Manco Capre, nates del cual los peruanos eran tru antrophiagos como todos los indigenas de la América del aud, que ce entre quienes inas general ha sido lal costambre en el mando. Balbi, compondio geográfico, púg. 907.
En sua periodico de Bardeos, titudo la Opinico, lui suestada una curiosa

waters, que copié el Marangaro de lux cómoras de 3º de junio de 334, de dos infins de um de las tidas del reva del sual, tutilos por la gotes americam el Atlántico. cuya tripalación á darsa penas logro advarse despues de un petido combite en dicha ich, á que turo que arrille. Los indios no sabo sivierem daudo constantemente puedas de su antropológia en la navegación, sino que tambien la dieron en Barreles.

de aquellos esclavos megicanos que podían ser asesinados impunemente (1). No por eso los hijos del Sol habian dejado de estar siendo desde el principio de su imperio, motivo de toda especie de guerras y usurpaciones y modelo de toda especie de vicios, en términos que ya su segundo inca Chicahiaroca ó Incaroca dió ocasion á un cronista de Felipe II y III para esculpir, comó debe estarlo perpetuamente en láminas de bronce, la grave y verídica sentencia de que todos los tiranos siempre se cubren con el manto de la religion (2). No por eso los hijos del Sol dejaban de tener en confinamiento perpetuo á sus súbditos, los cuales no podian mudar de residencia permanente de los distritos de su naturaleza, a no ser que el gobierno creyese conveniente mandar colonias á puntos despoblados del imperio; ni para asegurarse de la tranquilidad del imperio dejaban de tener por rehenes en su capital á los jóvenes de las principales familias de las provincias, bajo el título de que se educasen en ella (3). No por eso los hijos del Sol escusaban el sacrificio de niños por su salud, victorias, honores y prosperidades (4). No por eso los hijos del Sol, que tanto

<sup>(1)</sup> Seversson, á quien no siempre place ir de seuerdo con su salsio paismo Robertson, lo está ain embargo perfectamente en este punto. «Todo el imperio de los ineas, dice, estaba organizado cual un gran establecimiento monástico, donde se hollatan preveriptos el lugar y los debres de cada individos, sin que á ninguno fieres licito informarse de la conducta de sua superiorra, y macho menos dudar de la suntidial del prefedo, o de la justicia de sus órdenes. Una obediencia privira a los decretos de sus annos no podía menos de detenis todo germen de proveos emprendederos 6 ambienos. Esta esta destruit todo germen de proveos emprendederos 6 ambienos. Esta esta discusiva de su defendado en conseguence de vido signicio cación, de nanos que no sea en viduad del preceptos de su sus fissos. Son esta en viduad de preceptos de su su esta en vidua del preceptos de su su esta en vida del preceptos cación de nanos que no sea en vidua del preceptos de su su estas. No mas, son esta en vida del preceptos de su su estas No viva del precepto con su conseguence de su su estas No. son su con su conseguence de su su estas No. son su con su conseguence de su su estas No. son su con su con su conseguence de su su estas No. son su con su co

de sus gefter. Norration Gec., som. 1, cap. 16.

(2) Frinze et comprendio de la vida de los incas en la historia de Herrera, desde et comprendio de la vida de los incas en la historia de Herrera, desde et capitulo 6. Anata et fin del tibro 3, viccada 5. Herrera hizo
mistoria con merglo à las que de América se habina policiodo basta su tiempo.
Si contra ellos quisires objetares algo, moistenas los archivos, y los documentos
sudegrafio que devanacema lo que por tradiciones condes, de por intermentos febrasoriadora de la consecución de la cons

<sup>(3)</sup> Miller, memorias citadas, tom. 2, cap. 26.

<sup>(4)</sup> De esto nos hablan muchos autores, entre ellos el inea Garcileso de la Vers, como puede verse en el cap. 4, lib. 3 de la obra titulada, origen de los indies del nuevo mundo, escrita por fir. Gregorio Garcia.

favorecian al Peril con su benigna influencia, dejaban como Dracon de castigar todo delito con pena capital, ni á su muerte gustaban desprenderse de su corte, por lo cual debian acompañarles al sepulcro todos sus principales empleados; lo que al fallecimiento de Huana-Capac costó la vida à mas de nuil personas. No por eso los hijos del Sel habian enseñado á sus ilustrados súbditos otra manera de condimentar la carne y el pescado sino aun peor de lo que lo hacian las mas bárbaras tribus, porque lo comian absolutamente crudo. No por eso, en fin, los hijos del Sol le mismo que los emperadores de Mégico, si colocaron sus estados en la clase de civilizados cuando se comparasen con otros puntos del nuevo mundo, dejaron de tenerlos muy distantes de tal clase cuando se comparasen con naciones verdaderamente civilizadas. Así si las costumbres de los megicanos todavía bajo algunos aspectos eran mas feroces y barbaras que las del estado selvage, los mayores progresos industriales de los peruanos no pasaban de la infancia de las artes (1).

Es muy digno de observarse que si al tiempo de la conquista los únicos dos pueblos que se presentaban en América con algunas ideas de cultura, estaban tan al principio de ella, los vicios de que ya adolecian sus gobiermos no eran infecriores à los de la corrupcion de las sociedades mas civilizadas, é influveron poderosamente en que el pais fuese dominado. Si Motezuma no hubiese querido sobreponerse à las leyes, los españoles no habrian encontrado el apoyo que contra él tuvieron en el descontento de sus súblitos y en la enemistad de sus vections (8). Las desus vectores (2).

<sup>[1]</sup> Véanne los libros 6 7 ? de la historia de America, por Roberton[2] Si de Motezama quiere decire que fué el primer emperador de Megico que timuitó à su paedio, no podrá decire lo mismo de sus predecente,
visitoria and a los prarges mas remotos pran ayador a la cerpolate en la detruccion de la ciudad de Mégico, que se estimó indi pensule para la conquista
de ella, no procedió de otra causa, que de su odió a la operación en que las
lacian genir los reyra sarceas, asgun lo observa llumboldt, vificiendose á la
Ja, coro. 8.

No menos digno de observarse es que lo que entonces sufrió eventualmente

conquista del reino de Quito por Huana-Capac trajo la del Cuzco y Quito por los españoles. Ecsaltada la ambicion de aquel benigno y pacífico hijo del Sol lo indujo á violar la ley fundamental del imperio de su padre, y à casarse con la hija del vencido y destronado rey de Quito. De esta tuvo á Atahualpa, á quien declaró heredero de la corona de Quito, así como de la del Cuzco declaró à su hijo mayor Huascar. Pretendió este reinar tambien en Quito, á titulo de que segun las mácsimas sagradas del imperio no pedia Quito ser desmembrado de él. Y negandose Atahualpa al requirimiento empeñose entre los dos hermanos una guerra civil, en la que el vencedor Atahualna, para asegurarse en su diadema, no se propuso menos que matar á todos los hijos del Sol por la descendencia de Manco-Capac, fundador del imperio de los incas. Huascar que se hallaba prisionero recurrió á Francisco Pizarro, lo cual no lo preservó de ser asesinado por su hermano, tomándose de aquí ocasion de que este fuese tambien condenado á muerte bajo cierta forma de proceso que dispuso Pizarro, y de que así se facilitara la conquista del Perú por los españoles. No fué. pues, la sola ambicion de estos à lo que los peruanos tienen que atribuir las consecuencias de la ambicion de Huana-Capac y de sus hijos, que dio lugar á una guerra civil, que de una parte era promovida por los naturales del Perú, los cuales inflamaban á Huascar, y de otra parte por los soldados del mismo Perú, con quienes Huana-Capac habia conquistado á Quito, y que al mando de Atahualpa derrotaron á Huascar (1).

En esta lucha de ambiciones respectivas triunfó la de los españoles, y este triunfo no hay duda que hubo de llevar primeramente consigo los males de toda guerra, y luego los abusos de toda conquista. Pero aun sin el menor triunfo de la ambicion española, ¿faltaba acaso en el Perú la guerra cuando los españoles llegaron, ni habrian faltado

la ciudad de Mégico por la razon espresada, no la impidió renacer luego mas brillante y magnifica, cosa que no deben olvidar los suponedores de tantas cis-dades desprireches de la América por efecto de la conquista. 11) Robertson, citado lib. 6.

tampoco los escesos de la victoria que tenian ya esperimentados el depuesto rev de Ouito y el asesinado Huascar? Habrian faltado en N. E., si Motezuma como lo intentaba. hubiese consumado su despotismo á costa de aquellas guerras en que anegaba á sus súbditos en la sangre de sus enemigos? Traido así el negocio á su verdadero punto de vista naturalmente seremos llevados á considerar, si el triunfo de la ambicion española fué ó no mas ventajoso á la América que el triunfo de las otras ambiciones que en ella igualmente contendian por la dominacion. Y si en algo ha de estimarse el beneficio de la mas pronta civilizacion de los pueblos, ¿ cómo de buena fé puede entablarse cuestion? Hagamos, pues, una breve reseña de lo que la América ganó en medios de civilizacion y prosperidad desde la conquista, esplanando lo que sobre ello han indicado va algunos historiadores españoles (1).

Sin la idea de propiedad individual, que es la basade toda organizacion social, ; qué pueblo puede intitularse civilizado? Sin la idea de la moneda como instrumento del comercio, ¿ cuales pueden ser los progresos de la industria? Pues de estas dos cosas tan esenciales si algo se sabia en Mégico, mucho menos en el Perú, y absolutamente nada en el resto del pais, que era absolutamente selvage (2). Al introducir ó rectificar los españoles estas ideas en América, fué lo mas particular, que aun en Mégico y en el Perú, que era donde mayormente se hallaban las minas de plata y oro, tuvieron que enseñar lo que los gobernantes de aquellos paises no pudieron discurrir en tantos siglos como se nos cuentan de duración de sus imperios, á saber, un buen método en beneficiar las minas, y el que los referidos metales eran la materia mas á propósito para la moneda. Leccion todavía mas útil les dieron

<sup>[1]</sup> Véanse entre otros à Herrera en su citada historia general &c., década 5, tib. 4, cap. 9, y à Acosta, historia natural y moral de las Indias, lib. 4, cap. 31.
[2] El mismo alli, lib. 4, Smith, investigacion de la naturaleza y de

<sup>[2]</sup> El mismo alli, lib. §. Smith, investigacion de la naturaleza y de las causas de la riqueza de las naciones, lib. §, cap. 1. Aun de lo que necrea de la civilizacion de Mégico y del Perú contaron los espñoles, hay mucho que disconfiar y rebajar, dicen estos dos escritores ingleses.

los españoles respecto al importantísimo uso de otro metal de mejor precio en sus infinitas y provechosísimas aplicaciones, cual era el hierro. Con solo su aparicion en América los españoles la mostraron hasta donde era capaz de alcanzar el poder de la navegacion, y en lo que sucesivamente fueron importando con ella la llevaron prodigiosos elementos de riqueza. Por grande que sea la feracidad de su suelo, la América carecia de los dos mayores y mas eficaces medios de la labor de los campos y del trasporte de sus frutos, cuales eran los caballos y los bueyes, los bueyes que siempre en todo pais civilizado fueron tenidos por una de las primeras bendiciones de la felicidad de la vida (1). Juntamente con el ganado lanar, de cerda, caballar y vacuno llevaron los españoles á América muchas ocupaciones á que destinar los últimos con utilidad inmensa del pais, las plantas cereales, la vid (2), el olivo, la morera y por consiguiente la seda, el azucar, el café y otras muchas producciones de todo el mundo conocido; y no debe ser tampoco desatendida la generalizacion de las producciones de la América trasladadas de unos puntos á otros de ella misma (3). Agréguese á esto el manantial de todo adelantamiento de cualquier género,

dirse con los eibolos que allí se encontraron-

<sup>(1)</sup> Sit domus in primis, et uxor et taurus arator, verso de Hesiodo. copiado y aplandido por Aristóteles. Cap. 1, lib. 1 de política. La cast i vacuna llevada por los españoles á la América no debe confun-

<sup>(2)</sup> Humbolt supone que el nombre de Sin José del Parral en la inten-dencia de Durango procedia de las muchas parras silvatres que los espiñoles en-contraron en aquel sitio. Emayo político, lib. 3, cap. 8. Yo dudo mucho que la etimología venga desde tan lejos, mayormente en

parage, donde el mismo Humboldt nos dice que todos sus habitantes la piena de blancos, à quienes mejor creo deban atribuirse les parres, si servian para algo, pues que aun cuando originariamente las habiese habido silvestres, de ellas ningun uso se bacia por los americanos, á lo menos para vino y licores. Gonzalo Fernandez de Oviedo en su historia natural de las Indias nos habla efectivamente de purras silvestres en ellas; pero al mismo tiempo nos dice que las uvas que gustó ya en buen estado de comerse en la isla de Sto. Domingo, pro-

venism de arrmientos llevados de España. (3) Igmoro si à esta close pertenece el álamo, ó si él ha sidó árbol introducido por los españoles en América. Pero de todos modos el ingles Miller juzgo digno de praticular mencion el beneficio que a la ciudad de Mendoza, enpital en la provincia de Cuyo en el virginato de Buenos Aires, hiso un español

cual es el arte de escribir (1), y se verá si la América debe ó no algo á la España. Cotéjense con estos beneficios el daño que los españoles pudieron hacer cortando algunos árboles de canela y de quina y matando algunas vicuñas, y respondanos con sinceridad el inocente David Barry, si los españoles se complacian unicamente en la destruccion del productor de algunas materias primeras para aprovecharse de ellas. Cuanto mas remoto se eleve el orígen que quiera darse al imperio de los incas y al de Motezuma, segun cálculos arbitrarios, mas resaltará el cotejo de lo que en tan largo tiempo habian ellos andado en el camino de la civilizacion, y lo que no solo dichos imperios, sino lo que el resto del pais selvage de la América ha andado en el mismo camino los tres siglos de la dominación española. A quien sino á esta debe la América meridional tantas fundaciones de nuevas ciudades, tantos nuevos edificios y establecimientos suntuosos como hermosean algunas de ellas, sus relaciones políticas y morales con toda Europa, y su iniciacion en el santuario augusto de las artes y de las ciencias? Los que achacan á los españoles no haber en estas llevado sino el obscurantismo à la América, elvidan que Humboldt, gran conocedor de ellas, asegura que en ninguno de los paises del nuevo mundo que habia recorrido, incluyendo los E. U. del norte de Ámérica, ecsistian establecimientos científicos tan grandiosos y tan sólidos como los de la ciudad de Mégico (2), v no menos se desentienden de que en el solo Mercurio Peruano, publicado por una sociedad de literatos de Lima, halló un ingles tanta copia de erudicion y doctrina, que

con la aclimación de dicho árbol, logrando que lo mos notable que hubiese en aquella cuadad fuese una alameda de grande estensión y hermosuro, furmoda por cuatro colles de álamos de estraoi dinaria altura y regularidad. Memorias ciadas, tom. 1., cap. 7.

(2) Ensay o politico, lib. 2, cap. 7.

<sup>(1).</sup> Lis paso ordinationese agundos basa llegor al atte de escribir, comieram, dire Roberson, por la pintara neutral, desde la que ex a é un simple grosplifico, de este á un simple grosplifico, de este á entactica arbitrativa, de donde se concluy por un alfabeto. Los megicanos, que em lo lem adelantulos en esta gradacion, apenas habian dado mas que los dos primeros paos. Hatorie de América, 1lib. 7.

eon ella se encontró bastantemente habilitado para presentarnos una completa descripcion, con muchas láminas de todo lo que era y habia sido el Perú antes y despues de la dominacion española (1). Si se tratase de espediciones honorificas al nombre español y en beneficio de las ciencias, el que no quiera ocuparse en leerlas todas en escritores españoles, puede á lo menos enterarse de algunas levendo à Humboldt, quien por sentimiento de justicia, se propuso en la indicacion de ellas tapar la boca á los deprimidores de nuestras glorias nacionales (2). A este género de glorias nacionales corresponde muy especialmente por su fundamento de humanidad la espedicionen que no se enviaron menos de 80 niños en un navío de guerra para trasladar á América la vacuna, de cuva propagacion se encargó tan particularmente á los vireves como nos lo cuenta Stevenson (3).

Repliquennos ahora los acusadores de los españoles por la conquista de América, si el pais que debe á la España los beneficios del tamaño que hemos referido, debe odiarla ó aplaudirla. Si debe odiarla ó aplaudirla elpais de donde la España desterró la antropofagia; el pais donde la España introdujo los tiernos afectos de toda ventava doméstica y de toda pública prosperidad, cifrados antetodo en el amor é igualdad recíproca de los conyunges en los matrimonios; tan agena de aquella barbarie con que los indios trataban á sus mugeres, reducidas á peor condicion que esclavas, pues que eran tratadas como bestias de carga (4). Y si, como lo opinan algunos filósofos, el cristianismo que civilizó y trajo la libertad á la Europa.

<sup>(1)</sup> Estado presente del Perú, por José Skinner. Londres 1805. Adviértise que la coleccion de Mercurios peruanos la recogió Skinner, segun dice, del navio Santiago (a) el Aquiles, apresado por los ingleses en 1793.

un navio districto (\*\*) è diffuires infresta del 1850.

(2) Essayo de c. lid. 5, esp. 12.

(3) Narrativa de c. tom. 1, esp. 16.

(4) Aktudiendo al modo con que son tratadas las mageres entre muebos pueblos de América, el nombre de esclavos seria demaisido surve; lo son conco Bestis de cargo, que el marido compa para ocupata en toda recis farna. Miento tras el morido desperdicia el din en ocio, ó lo emplea en divertirse, la muger está abrumada con incesante trabajo. Impónense á la muger tareas sin piedad, y sus servicios son recibidos sin agrado ni reconocimiento. En ninguna parte la

haciendo á la ecsistencia individual un bien que debe ser estimado como el origen de todos los otros (1), es condicion sin la cual quedaria siempre incompleta la civilización europea del resto del mundo (2); ¿no deberá agradecer la América á la España el que esta la llevase instrumento tan eficaz de su civilización y libertad?

La réplica directa que falte á la malevolencia, no la faltará estraviada por sofismas é hipótesis de abstractas posibilidades. La América del Sud, dirá, si bien no atinase por sí misma con el modo de llegar en breve á la linea de verdadera civilizacion, ella habria podido ser civilizada mejor y en mas corto plazo por otra nacion que no fuese la española. En hipótesis especulativas de meras posibilidades todo cabe aventurarse y sostenerse, y el que afirme no ganará mas que quien niegue. Todavía en el presente teorema la duda seria la misma pretendiendo referir las hipótesis especulativas á hechos, que respectivamente apoyasen las opiniones contrarias. Desde la dominacion inglesa, ¿ qué es lo que ha adelantado la India mas de lo que ella sabia? Para la civilizacion del Africa, ; qué ha valido el cabo de Buena Esperanza en manos de portugueses, de holandeses y de ingleses? ; Pueden ya alternar con las naciones civilizadas de Europa, los naturales de la isla de Java, los de Australasia y los de las demas posesiones que los holandeses é ingleses tienen en la Occeania? Cuantos criollos de las citadas colonias de Holanda é Inglaterra hemos visto ejercitar todos los ramos de agricultura, co-

condicion de las infelices mugeres es pror que en America... Hay alli distritos, donde las madres assesiman á sus hijas para ecsimirlas del insoportable yugo que las agunda..» Bolertson, hist. de America, lib.

<sup>[1]</sup> Madame de Staet Holstein, consideraciones sobre la revolucion francesa, part. 6., cap. 10.

<sup>[3]</sup> Heeren, munul de historia moderan, período 3., época 3., sec-ciro 2. En la descepción que Mr. Ellis la hecho hismanente de los progresos de la civilización en las islas de Sandwich y de la Sociedad, estos rápidos pragresos son atribuidos à la instrudección del cistámismo. V en lo descripcion de la barbarie y ferocidades auterlores entre los habitantes de dichas islas, que el instrumo autor nos riferes, ave la identidad de consumbras, que tantos corsos uscores lan encontrado por toda da América mientras à ella no llegaron europeos à civilizarda.

mercio, industria y navegacion, como los estuvieron ejercitando los criollos españoles casi desde la conquista de la América del Sud al igual de los españoles peninsulares; ¿Cuántos criollos de las citadas colonias de Holanda é Inglaterra han desempeñado los primeros destinos de sus respectivas metrópolis en las colonias y eu Europa, ó vinieron á sentarse en los Estados generales ó en el Parlamento al lado de los naturales de su madre patria, como sucedia con los criollos españoles?

Si la América septentrional progresó en cultura mas que la meridional, entre otras razones poderosas que han de enumerarse para ello sobresaldrá la eliminacion de los indios, que hizo escusado un gran esfuerzo para amoldar á la europea hombres todos de estraccion europea (f). Con-

1) Esta eliminación delse estanderse que no se lográ solamente en virta de ruavida des, ni de contratos de los historopos estonos con los indicas Esta (Gaz la vengour de los colonos contra los indicas de Virginia, que no gueston de san su'avpelse, nice llevado al pouto de estarminor deliberadamente con los armos todas la costa india, sin prelmar viejo ni niño.... estadola mas histo como à bestia ferceres que como à enemiga... Y escapado los indicas à los besques, dende no prelian ser preseguitos, se les oferciós una mento que menso lo caprechas los indios, cavera preseguitos, se les oferciós una mento que menso lo caprechas los indios, cavera pridimente los ingleses sobre ellos, asteinaron à todo el que pa li rem laber à las menos y ceharan etra vez el rectó à los longars, durde marirentos tatos de humbre que las tribus mas innediatas de los angleses fiercos totalmente estripudas. Esc hecho atros, cavos preparadores aleghana ser necessira tepes lis, pia erguito de algunos bismos per permetores aleghana ser necessiva tepes lis, pia erguitos de algunos sucos de receiver. Bodestrona, kisto de América, d. De arrices de meso y un minimir de receiver. Bodestrona, kisto de América, d. De arrices de meso y un minimir de receiver. Bodestrona, kisto de América, d. De

Aun est atrockish p rece ta livis mala en compriscion de la succidio en la Pensilvania el 166 1762 a. Un considerable where de indica se habis ide à vivir predicamente entre los bluncos de Luncaster. Las deprediciones que otros indias luccian en la finatera, dicem pretato à un ove (cômo à digiramos emissiones de la controma. Sabre 12a persues, labitunes ministratores de Bonegal, Peckuring de Patton en el condulo de Vort, se juntarion, montion de cabulto y se farena à las cabañas de los innecetes é indeparats indios, cuyo mismos ovir como de 2a. Los indios tuvieron aviso del atque que contra ellor se meditati; provinciamente de locumente de la conduction de la c

tribuyó tambien no poco el menor obstáculo que los paises ofrecen à proporcion de su magnitud, y que si para vencer los muchos que à los españoles presentaban la estension de sus adquisiciones fué necesaria toda su robustez corporal, su frugalidad y vigor de espiritu, no por eso dejaban de entibiar en los peninsulares el deseo de trasladarse á la América (1). Cálculo hay que no hace subir de 15.000 el número de españoles ecsistentes en todas sus conquistas americanas 60 años despues del descubrimiento del nuevo mundo (2). Y aun cuando se le suponga bajo, y quiera por lo tanto duplicarse, siempre parecerá insuficiente para una rápida propagacion de la semilla curopea por tan vastos territorios. No debe negarse por esto que aunque en ciertomodo feudales algunos estados de la América del norte, por los privilegios que se atribuian los propietarios (3), siempre este feudalismo era á espensas de la autoridad de la corona, á la que restringian tambien su poder los congresos ó asambleas de dichos estados: y que agregandose á esto-

en la circel como asilo de su seguridal. A peso de la proclama del gobernador en fevor de los indios la gevilla forció la cierce/, é inhumamente despedado à los mistrables indios que allí estaban garrecidas, siguió à Firbiclifa con el obpico de scabar rumbien con los milios que estrón en ella. El Cobernador turoporte de la como de la periodicida de la como de la homenda parlo logore que la gavilla desistica de la habita o Fida citado de Poredin, cup. 7.

Otras horrores ignules travieron lugyr pera otra eliminación de los 18.000 francess que habitaba la Acadia en 1755, canado por ó lea la el golieron ingles brisirons de sar celaslas de ella despuss de confiscados sus bienes. Los pormanors de fortos egecucion con que dió cumplicimiento à, lo dende el golerandor. Lawrence, mercem leres originalmente en el capo 3, del cuadro estadistico y político de andos Canadia, publicado en Paries da fos 1833, por laboro Lebura.

<sup>(1)</sup> Robertson, hist. de America, lib. 4 y 8.

<sup>(2)</sup> El mismo alli, lib. 8.
(3) Los propietarios cu algunos estados no pretendian menos que ecsimirse

de las contribuciones penerles. Liegama à lacerse por eto tan odison en Pessituania, que la nambles à corques ol esquel stado acordis es pidese al rey que lo tonase bojo su autoridad, sociadolo de las couras monos de sus propietarios à los cuales es diese una indeminierion correspondiente. Franklin sottavo marbo estr ileo, apayándose en la voluntad del mismo fundador de la colonia que sul lo dejú disputente, previendo los musles que el las sofriras con el tiempo aguiendo indefinidamente en prior de los projectivies. Por seu node agente de nas conciudadama cerca del gobierno inglas á fin de redinitio de las vipiciones de los projectarios, anulindose los privilegios que estos se arrogulano. Fida de Franklin, copo. 6. Londres, i privilegios que estos se arrogulano. Fida de Franklin, copo. 6. Londres, i privilegios que estos se arro-

la tolerancia religiosa, que se fué estendiendo á consecuencia del ejemplo y de la doctrina de Penn, se logió tener un gran cimiento para con los materiales que la progresiva ilustracion de Inglaterra, y los principios políticos proclamados en sus mismas revoluciones no podian dejar de ir suministrando, adelantar mas presto en libertad y civilizacion europea. Mas ¿qué hubiera sido de aquellas colonias ó de la América del Sud si hubiesen caido en poder de la Inglaterra á titulo de conquista?

La España que á poco del descubrimiento de la América, aunque por motivos que nada tienen que ver con tan importante suceso, habia ido perdiendo en libertad y en derechos políticos tanto como la Inglaterra iba ganando. no podia transmitir á sus colonias aquellos conocimientos é instituciones que á la Inglaterra no era dado rehusar á las que no poseia como conquista, porque en las conquistadas hasta el pensamiento está aherrojado por el monopolio y servidumbre de su despotismo absoluto (1). Pero si bien de mucha mejor condicion que estas las colonias españolas, aunque poscidas tambien á título de conquista, nunca podian recibir de la metrópoli sino las ideas que en ella se permitian circular públicamente. Públicamente, repito, porque en España jamás dejaron de circular entre cierta clase de gentes los buenos libros de política, que cabia sustraer de la vigilancia de la Inquisicion, tribunal primeramente religioso y por último solamente de policía del gobierno. Estos estudios furtivos no era posible que por entre mayores dificultades cuudiesen tanto en la América española, donde tampoco ocasionaba tanto perjuicio su falta, porque en la transicion de ella desde el estado inculto al de pueblo civilizado lo que mas esencial la era, consistia entonces en radicar y estender bien aquellos previos rudimentos de las artes y ciencias, que debian disponerla para nociones mas sublimes en un porvenir análogo. Dispensábale aquellos con

<sup>[1]</sup> Con todo el absurdo y opresivo sistema de la compañía de la India, todaris hay sabios ingleses, que no han titubendo en asegurar que peor sueste tocaris à veces à aquellas posesiones, siendo administradas por el gohierno de la Gras brenãa. Mill., hist. de la India inglesa, tom. 4., lib. 5., cop. 4.

Jarga mano la España, y la suerte combinando así el retroceso de la metrópoli con el adelantamiento de sus colonias iba aprocsimándolas al punto de concurrencia comun en el saber, al que, sin embargo, no habian aun llegado las colonias.

El retroceso de España en la senda de la libertad desde el siglo diez y seis produjo el acibarado consiguiente fruto de que se resiente todo pueblo, á quien la tiranía corta las alas del ingenio que la libertad habia desplegado. v que no pueden desplegarse sino con la racional libertad del hombre civilizado. A medida de la restriccion de su libertad política y civil quedó tambien atras la España respectivamente en las ciencias y en las artes si se comparaba à otras naciones europeas, à quienes la tiranía no sufocó, ó no sufocara tanto. Y aunque de este atraso no seria estraño deducir que asimismo participaron las colonias de la España, á las cuales ella no trasladaba mas industria que la suya, en las peculiares circunstancias de un pais inmenso con poblacion escasisima, llamada nucvamente á rudas faenas de labranza y minas, que como ya hemos dichono menos que su sugeción á la vida social pudieron disminuir la misma poblacion al principio (1), se hallarán quizas motivos bastantes de creer que los progresos de ella en la industria nunca habrian sido mucho mayores, aunque la industria hubiese sido promovida por maestros mas habiles ó inteligentes. Todo esto en el supuesto de que la aptitud moral y física del indígena americano sea igual á la del europeo para el trabajo, cuestion que aunque resuclta por algunos filósofos modernos (2), no ventilaré yo

<sup>(1)</sup> Los estrangeros que para si quieren hacer buenas las razones mismas que encuentran no valer nada à favor de los españoles, juzon muy esseta la frase piatoresco de los americanos, que dicei eque los tribus indina se derriten com la civilizacion, lo mismo que la niere con los rayos del Sol. » Lebrun, cuadro y cop. citados.

Hatta que les artes de la civilitación vayan elevando la población en todos sentidos, y dando gores y necesidades nuevas, no es estraño que el primer efecto de la vida social, voriando anteriores uses y contambres y angerando à trabajos y á leyes, sea acabar con muchos habituados al gusto de vida absolutamente libre de todo freno y tarca.

<sup>(</sup>a) «Esperar, dice el ingles Lawrence, que los americanos 6 africanos pue-

ahora y el tiempo decidirà. La poblacion de castas no podia formarse de repente, y los criollos aunque hubiesen llegado á dar mas muestras de su aplicacion que las que parece que dieron á los autores de las noticias secretas, no eran en el discurso del tiempo de que hablamos los destinados á materiales operarios, sino á fomentar la industria con sus capitales.

Como quiera, estando solo á los hechos cual ellos franpasado, que son los que no admiten controversias, lo que ellos nos ponen sobradamente de bulto; son dos cosas. 1.ª Oue la España fué quien desde el estado de civilizacion incipiente que tenian Mégico y el Perú, y desde el estado absolutamente selvaje que tenia todo el resto de sus conquistas en la América del Sud, sué quien trajo esta á la vida social curopea en que se hallaba á la entrada del siglo diez y nueve: 2.º Que aunque el gobierno español habia procurado ir poniendo sus colonias americanas al igual de las instituciones y conocimientos que él consentia en la península, todavía las colonias no eran llegadas á empareiarse con la España en toda la estension del grado de saber que en esta liabia. El que guiera acabar de convencerse de esto último, lea el capitulo primero del ensayo histórico del señor Zavala; y diga francamente si, como allí se asegura que sucedia en América al despuntar el siglo diez y

din ser elevades por civilización alguna à igual altura que los curopeos en sentimientos morales y en energia intelettual, me prece tan firem de r.zon, como lo seria esperar que el alano iguales: en ligereza al galgo, ó que este olfatease como el sidueso, ó que el mastin riv lesse en tilentos y hibilidades con el sagoz, y décil perro de squase. Plata entural del hombrez, con si

e Por mas que los americanos procuren pouer en vidicalo el aesta de Belfan á casas de no haber este sido felix en degri el egemplo con que tató de probato, no por eso es menos ciert que, como lo profirió Buffon, los hombres y los animades degeneran en América, y que con el tierpo viciem à ser inferior res aun á los importalos de Europa, nos dice el ingles Avhe. Viage por América en 1866, corta 7.

Si pura algunes ingless y franceses hay inferioridad intelectual y moral de todo americano y african red tivamente à los emproys, todavia pra entre ingless habis inferioridad del americano del sud relativamente al americano del note, como lo persula indivotton, cuyo diretture ne trambie incucacio practica del note, como lo persula indivotton, cuyo diretture ne trambie incucacio practica del note del note

nueve, no se sabia en España que hubiese una ciencia llamada economía política; si se desconocian enteramente los nombres de Bacon de Verulamio, Newton, Galileo, Loke y Condillac, así como las obras de Voltaire, Voluey, Rousseau, D'Alembert, &c.; y si en las aulas de filosofía no se enseñaba mas que un tejido de disparates sobre la materia prima, formas silogísticas y otras abstracciones sacadas de la filosofía aristotélica mal comentada por los árabes, El mismo señor Zavala, dándonos cuenta de cual era su pegujar literario cuando se metió á escritor, nos hace una paladina confesion, que no deja de tener mérito para quien sepa definirla bien, "Acuérdome, dice, que al tiempo de las primeras córtes de Cádiz era yo muy joven, y que con solo la lectura de los diarios de ellas y de otros impresos de aquella ciudad, y uno que otro autor político que habia leido y malentendido, publicaba en Mérida dos periódicos que produjeron un efecto estraordinario en aquella península poblada de 600.000 habitantes (1). "Yo creo, añade, que cuando el cura Hidalgo proclamó la revolucion, ni él ni los que le acompañaban tenian ideas esactas sobre alguna forma de gobierno, y que tal vez la teocracia era la que les pareció mas regular y conveniente, aunque sin otra idea de ella que lo que sabian de los libros sagrados (2), » Monteagudo hablando del Perú, si bien achacando el atraso de este al sistema colonial de los españoles, no por eso dejó de aseverar que al tiempo de la revolucion escaseaban allí, así como tambien en Chile, los hombres capaces de desempeñar destinos de alta importancia, porque la mayor parte de la poblacion carecia de aquellos conocimientos sin los cuales es imposible desempeñar tan difíciles tareas. Ni de economía se sabia lo necesario, y de la diplomacia no se sabia mas que del deidam de los bracmanes (3).

El reconocimiento que por estos testos, aunque hiperhólicos, aparece bien claramente de la superioridad del saber peninsular respecto al americano de los dominios es-

<sup>(1)</sup> Cap. 3.

<sup>(3)</sup> Miller, memorias sitadas, tam. 2, cap. 28.

pañoles, no está menos acreditado por la clase de sugetos que hemos visto figurar en las revoluciones de América. Quiénes han sido por lo comun alli los que en los ejércitos y en la carrera civil han desempeñado los mas altos destinos sino los que habian estado en España, ó educádose en los colegios ó servido en los ejércitos de ella, ó sentádose en las córtes? Homenage lia sido este voluntariamente prestado al mayor grado de instruccion que entales sugetos se presuponia por lo que habian aprendidoen España, ó arrancado por los que en esta mayor instruccion tuvieron los medios de hacerse valer. Si el señor Zavala hubiese puesto atencion al influjo y naturales corolarios de toda diferencia de saber, y de la distinta fuerzacon que ella agita ciertos intereses, y predispone los ánimos para las instituciones políticas, no hubiera dado entrada en su cabeza á la absurda identidad del argumento que la Santa Alianza podia hacer á la España, y del que de la anarquía é incesantes revoluciones en que se mira envuelta la América, se saca en prueba de no haberse aunhallado esta dispuesta de suyo para la emancipacion al tiempo en que ella se verificó, ó al menos de no haberse hallado dispuesta para constituirse en repúblicas. Yo no sépor qué el señor Zavala omitiria este segundo miembro de mi disyuntiva, cuando en seguida hace cargo al último gobierno constitucional de España por no haber seguido el consejo que hacia 40 años diera el conde de Aranda, que no era por cierto el de que la América del Sud se constituyera en repúblicas, sino en monarquías (1). Luego veremos como el señor Zavala quiso desentenderse tambien de otra parte muy esencial del proyecto del condede Aranda.

Sociedades de civilizacion infantil, como las de la Amérrica del Sud en la masa compleja de su poblacion heterogénea (2), como nunca pueden ser idénticas á sociedades de

<sup>(1)</sup> Cap. 17.
(2) Los blancos en Nueva Espiña, segun el cátendo del obispo de Valladolid de Michoscan y su cabildo celesiástico, estaban con respecto á tod.s las
dómás raxas en la propyreion de uno á diet; y en la de uno á siete, segun el-

civilizacion adulta, cual las europeas del siglo diez y ocho? En el trascurso de él la España se habia ido recuperando de la postracion económica en que quedó á fines del anterior, porque el torrente de la ilustracion europea no pudo menos de llevar a veces hombres de pro á las sillas ministeriales de los reves de la nueva dinastía, que con todo transigian menos con fimitaciones de su poder absoluto. La conecsion que entre si tienen unos ramos científicos con otros, hacia imposible que cuando en tales temporadas de favor de los monarcas á hombres beneméritos se daban algunes pasos útiles en la pública administracion económica de España, dejasen tambien los españoles de considerar al mismo tiempo los que se les habian hecho y se les hacian dar retrógados en el camino de la libertad política. Imposible era que dejara de venir entonces à la memoria de los españoles, que desde que los bárbaros del norte por su conversion al cristianismo convirtieron tambien hácia los obispos cristianos el respeto supersticioso que antes tenian á sus otros sacerdotes (1), y les dieron notable participacion en los grandes asuntos del estado, los concilios ó asambleas de prelados eclesiásticos en España eran modelo de útiles juntas políticas de aquella época. La España conoció así desde sus concilios toledanos el sistema representativo, sostenido por la dignidad de unos prelados eclesiásticos, cuya

<sup>[1]</sup> Ministros Dorum illos conecios putant, seçum nos diec Tacito. De esto opinion que los germanos tecimi de ses seculose las vino a estos su gran intervencim en los mayores negocios públicos, como interpretes de la volanad de las dioses por los auspicios y la aplicación de castigos curpo noles que por apropias manos ejecutian los mismos sucerdetes, ana quanti in perano, nee duns justas, sed velat Den inguerantes, quen anese bellumitas credum. Como destro justas, estados en estados de la disconsidad de la monarquia cuniversal altramontama, ó de quienes y por que motivos contribuyeras pira del.

arreglada conducta presentaba un gran contraste con la barbarie y libertinage de los prelados eclesiásticos de Francia. Pasados los tres primeros dias que los concilios dedicaban à materias sagradas, entraban los oficiales palatinos, los condes y duques de provincias, los jueces de las ciudades y los nobles. Con acuerdo de estos se hacian las elecciones de los monarcas, y las leyes que luego eran aprobadas por el consentimiento y aclamacion del pueblo; leyes que de este modo cuidaron mucho del beneficio reciproco del monarca y de los súbditos (1). Posteriormente la España por su regimen municipal fué mejorando el sistema representativo, siendo la primera que en ello se distinguió ya en el siglo once (2). A principio del siglo diez y seis se hallaba tan adelantada en la materia, que ningun pueblo competia con ella en buenos conocimientos políticos, inclusa la Inglaterra que no llegó á adquirirlos iguales hasta un siglo despues (3). La guerra que Cárlos I y l'elipe II declararon á las libertades castellanas y aragonesas no acabaron del todo con los fueros nacionales. Durante la dinastía austriaca continuaron celebrándose cúrtes hasta Cárlos II, siendo muy untables las varias que se convocaron en ticorpo de Felipe IV para que se le otorgara el servicio de millones, y se acordasen ofros puntos de interes general del reino. En la dinastía francesa Felipe V comenzó teniendo córtes en Barcelona, y luego reunio las de Madrid de 1713 para alterar las leves fundamentales de la suce-

<sup>(1)</sup> Gilbon, hit de la decedaria y miny del imperio romano. Cop. 38. En el comitio VIII tolentos, en tiempo de Fixon Recessinto são 655, lunho grandes softene con los obseses y patricio del rey en farma de memoris!, dice Savedra, per lo que parel seguras que del mando de mos solo prob el gobierno à alontre la internetiona de la astaceracia en bien de los sabilitatios.

<sup>(2)</sup> Hillion, vista del estado de Europa en la edad media, tom. 1. cap. 2.

<sup>(3)</sup> Robertson, hyt. de Carlos V, lib. 3

El primer l'itro, dies Adams, que se publicé en Inglaterra desanvalviendo los principies de un Learn golièmo para seque pris, fué el de Jum Ponnet, impresse en 15.66, sobre el poler político y la verdedera obsellencia que les sididitos deben a los revers y otres gobernatures civiles, com una exhactación dirigida de los genuinos naturales ingleses. Desle entances baste el interregro de 1656 à 1665, no halos otres escritores de gran natura en Funetia. Tima, 3, de su terrade sobre regióble cas antiquas y modernas, con el titulo de eccimen sobre la mejor constitución un estan ergibilenca, carra 6.

sion al trono. La resistencia que en ellas encontró Felipe V, o mas bien su muger, al caprieho de su voluntad hizo á la dinastía francesa prescindir de las córtes para todo menos para el reconocimiento de los principes de Asturias, En las que con este motivo se convocavon en 1789 para el reconocimiento de Fernando VII, los diputados llevando á mal que las córtes fuesen reducidas á un espectro vano intentaron proponer reformas, que no acomodando á quien congregara las córtes, recurrió á disolverlas inmediatamente, no perdonando medio alguno de seduccion respecto á algunos diputados, y dando gravísimas sospechas del uso de mas infames medios respecto á otros. Todavía aunque en realidad jamás hubo verdaderas cortes en el siglo diez y ocho, y aunque en el se vieron abolidos muchos fueros que los catalanes conservaron hasta entonces, mantuviéronse sin embargo, los de las provincias vascongadas, donde Navarra siguió celebrando sus córtes, y mostrándose tan celosa de sus fueros, que aun durante el mando absoluto de Fernando VII se ha negado al cumplimiento de órdenes espedidas contra la iniciativa que ella debia tener en las leves. Las otras tres provincias vascongadas continuaron asímismo sus juntas sustancialmente republicanas (1), y quedaron ademas en los códigos generales vigentes en todo el reino, que andan en manos de todos, las leves que hablaban de cortes, y disponian que ninguna contribucion, ne caso árduo v grave pudiera resolverse sin ellas, así como tampoco pudiera invertirse por órdenes reales el curso regular de los tribunales de justicia. Los tribonianos, que en Reguera Valdelomar y consortes descubrió Godoy para raer de la Novísima Recopilacion las mencionadas leyes, no fueron los que le hicieron mejor el servicio, pues que tal operacion aumento el aborrecimiento que habia contra la inso-

<sup>[1]</sup> República democrácica llamó Adams á la Vicasya, cuvo oxigen procedid ed antiguos labituates de la Rética que se religiaron en supullas montañas. No extra de sobra, que los americanos del sud presten á esta república la stencion de que Adams la jurgó digra respecta la las americanos del nota considerado de la constitución de l

lencia del procaz valido de María Luisa y Cárlos IV (1). En cuanto estalló la revolucion de 1808, y la nacion pudo espresar su desco mas ardiente, el grito de córtes retumbó inmediatamente desde las columnas de Hércules hasta el Pirineo, y se oyó en labios del mas radical demócrata ó nivelador, como en la boca de los cenobitas, del Consejo de Castilla y del mismísimo señor don Fernando VII. El propio usurpador de la corona de España, conociendo el prestigio de tal grito no retardó un instante el proferirlo en Bayona.

Quiere esto decir, que sia necesidad de apelar los españoles á lo que sobre derechos políticos y sistema representativo les digesen los estrangeros, en su historia misma y en su misma legislacion, bien generalmente conocida de ellos, tenian siempre á mano lo hastante para sin salir de

En alguna posterior edicion de la misma Novisima Recopilación podrá tambien dejarla sin otro lunarcillo de que ya ha contribuido igualmente à comenzar à limpinila. Tal es el nuevo reglamento de 1713 sobre la sucesion en estos reinos; reglamento en um pieza y ley 5., zit. 1., lib. 3; y reglamento y ley que con samo tino siguen inmediatamente à la prohibicion de 1619, relativa à que para siempre jamàs en ningun easo puedan suceder en la corona de España los descendientes de Luis XIII y de la reina doña Ana en cualquier grado que lo fuesen. O condes de Facasalida y de Frigliana por qué habeis de ser tan raros entre consejeros supremos y entre redactores de leyes!

<sup>(1)</sup> Uno de estos tribonianos, que era tan el mas lumilde vasallo sin duda de Carlos IV entonces, como despues de haber sido muy ciudadano y altisimo funcionario constitucional, volvió à serio del prudentisimo Fernando que, sia embargo de espedir decretos de fatal memoria [véase la sesion de las ilustres Procercs del dia 24 de noviembre de 1834], con sa muerte dejo desamparada esta nacion herbica que caminaba bajo su egida paternal hicia la reparacion de las devastaciones que le acarreuron la guerra de la independencia » el espiritu novador del siglo [vé se la guerta de Madrid del 17 de octubre de 1833], ha tenido va la doble artisfaccion de que así como contribuyó a que Recurra Valdeloumr quedase con todo lucimiento, descupeñando su comission con una esactitud que nada dejaba que desear en cuanto al reconocimiento y aumento de la anterior colección (de leyes) y á la reforma de sus defectos [vense la real cédula de 15 de junio de 1805 que precede á la Novisima Recopilacion], sei Juego ha reparado tambien algunas omisiones del mismo novisimo código, como las de las leyes cit das cual fundamentales de la monarquia en los artículos 30 y 34 del Estatuto Real. suprimidas subrepticiamente en la Novisima Recopilacion, y cura observancia hubiera preservado al trono de azares que lloramos, y á la nacion de tantas perdidas y descenturas. [Veise la espisición ministerial que entecede al Estatuto Real. | Segun otra version ministerial de 18 de setiembre de 1834, una mano perfida y desleul fué la que hizo la supresion, cuya mano elertamente no bajo à lo que bajaron las manos subalternas que se prestaron à arrançar ellas de la Novisima Recopilacion las dichas leyes.

sus antignos usos y costumbres, no ignorar lo que la nacion habia sido en tales puntos, ¡Se hallaba en identico caso la América meridional? La España en su frecuente roce con estrangeros, y en su mayor facilidad de observarlos y de adquirir libros modernos, tenia buena proporcion de introducir en sus antiguos usos y costumbres las mejoras que la ilustración y la esperiencia hubiesen sucesivamente acreditado. : Se hallaba en este caso la América meridional? (1). La España ademas contaba si no toda la poblacion que debiera, la suficiente para carecer de desiertos inmensos, y esta poblacion era homogénea, sin esclavos, sin mestizos. sin indios selvages o semi-selvages. ¿Se hallaba en este caso la América meridional? A pesar de tauta y tal diversidad, la España no se arrojó à ensavar nueva forma de gobierno: la de gobierno monárquico templado por sus leves habia sido estable, y estable queria la España que prosigniese. Estable habria efectivamente continuado, porque los tronos constitucionales son mas solidos que los despóticos; y es menester quitar á los hechos públicos la solemne notoriedad que les asiste para suponer ó que en España, cualquiera que fuese la opinion privada de algunos individuos sobre preferencia de gobiernos, hubo nunca revolucion que aspirase á república, ó que el sistema monarquico constitucional de elementos representativos hubiese segunda vez caido sin la intriga y el cañon de la Santa Alianza. La América meridional, por el contrario, desechando desde luego la única forma de gobierno á que sus dos imperios de Mégico y del Perú estaban sometidos

<sup>[1]</sup> Si en las instituciones constitucion les de España halos imperfecciones, ellas aimenames probaria que los que las sucionaras era hombres, como hombre han sido les autores de tolse les instituciones polítices del mundo, enue las caules junis ha hel-ido migunas perfectas. Pero no proburion que en el diexis, vasto repertorio de las discussiones de las cirietes estruccriticarios, las racon austiliado de la cerdificació, el de seduciencio agre de entelleter e compre hazta das materias mas áridas. Así se epíde espal listatudo estelástico que unió un atesto a la human hal cora el de la religion, y que no solo fite estativo de coda actual de las sediciones que que mas influercos pero el establecimiento de la república; porque, a que de, los revenes en el conformancia con los que los mánterous es el civido fixeo, tenico de en un cierce el taller de los crimens, y, en su historia el martirología de las probles. Orgenire, en que historia el martirología de las probles. Orgenire, en que historia el martirología de las probles. Orgenire, en que historia el martirología de las probles. Orgenire, en que historia el desdo, capa 33.

en el acto de la conquista, y la única que toda ella conocia despues de la dominacion española, se arrojó súbitamente á improvisar repúblicas. La anarquia é incesantes revoluciones que desde entonces ha padecido, eternamente probarán que di lo menos para esta forma de gobierno no estaba ella dispuesta de suyo. Y si había de tener gobiernos monárquicos, era necesario que de fuera se le diesen, porque los que ella ha elegido han sido los republicanos.

¿Y qué se infiere de aquí? La conclusion de David Barry, que ciertamente no esperarian muchos de sus lectores, es que la América del Sud necesitaba todavia mas de un siglo de misiones jesuíticas hasta que su mayor población, ilustración y recursos la hubiesen proporciónado su emancinación con menus sacríficios, y con mas manimidad.

emancipacion con menos sacrificios, y con mas unanimidad y gloria (1). La del señor Zavala, que dele ser acusada ante la posteridad la política mezquina, estrecha é injustificable de los que dirigieron los negocios públicos de España en el diltimo período constitucional, por no laber reconocido incontinenti el hecho essistente de la independencia (2). La mia (para que el señor Zavala no vuelva á reconvenirme

<sup>(1)</sup> Los autores de las noticias secretas elogiando en general la conducta de los jesuitas en América , tau opursta á la de otros celesiásticos , particularmente regulares, presentaron como modelo al padre Fritz, natural de Boltemia, quien a fines del siglo diez y siete logró establecer lasta enarenta y un pueblos en Maynas, y estendiéndose por los oritles del Marañon habria podido llegar hasta la desembocadura de este rio, si los pocos medios con que contrba y la indolencia del conde de la Monelola, virey de Lima, no bul i sen traido la decadencia de dichos pueblos y consentido à los portugueses del Para la ususpicion de todos les prises que median entre los 110s Napo y Negro, de que ya se habini com-pletamente apoderado en 1732. David Burry no se contentó con presentarnos como modelo la conducta de un individuo solo, sino que praegirista mucho mas servoroso y entusiasta de los jesuitas nos ofrece por modelo de linena administracion la conducta de todos ellos en el Paraguay. Y amplificando todavia mas sa ponegírico, lo alarga al de cuantos jesuitas liabia en America, to ando de la espulsion de ellos argumento para censurar à Carlos III, à quien llama el mejor rer que ocupo el trono español, de que seducido sin duda por un plan myter, er que ocupo el trono espanoi, ac que seuseuso un idada por un pen-sificiono de sua ministra para un hechto na l'egal, vigoroso y de tanto mis-trio incurriò en la injusticia, violencia y perjucios de sepuella espublica, con la que dejo repuesta la segur del de integridad de sua dominista de ultramar y sin la caal, coutinuando los jessitas en América, se streve à segurar por sa reprincia del pia, que ellos halcina impedido la revolucia, que la haborian re-ceptiones del pia, que ellos halcina impedido la revolucia, que la haborian retardado mas de un siglo, hasta que la mayor poblacion, ilustracion, y recursos bubieseu proporcionado la emsucipacion con menos socialicios y con mas unanimidad y gloria. Véanse sus notas á los capitulos 6 y 8 de las noticias secretas. (2) Cup. 17.

de no sacar conclusiones), que con que no hubiese habido misioneros jesuitas, ni aquellos otros predicadores que solo querian revolucion instantánea sin conocer forma alguna de gobierno, ni pensar en ella, ó se lanzaban á publicistas de efecto estraordinario sin mas caudal que lo rebañado al vuelo de algunos impresos sueltos, ó de alguno que otro autor politico mal entendido, habria bastado para que la metrópoli y las colonias hubiesen llegado á entenderse bien sobre el modo y tiempo oportuno de separarse. Por mi parte, si en la presuncion que generalmente todos tenemos de nuestro saber encontramos la defensa de nuestros errores, no sé vo donde podrá acudirse por defensa de aquella politica laxa, ancha y vituperable, que juega al dado de la impericia que ella misma siente los destinos de su patria, y que la espone á calamidades como las que sobre Mégico, por ejemplo, trageron en diciembre de 1828 los asesores de don Vicente Guerrero, dando además ocasion á que imitándolos otros reduzcan toda ley á la ley del sable. Mas esta es una cuenta que allá la liquidará el señor Zavala con Gomez Pedrazas que parece trataba de ajustársela, segun los papeles que este publicó hallándose refugiado en la América del norte. Lo único que en tales cuentas del señor Zavala me incumbe, es acreditarle que si las circunstancias entre la revolucion de España y de la América del Sud eran tan diferentes, muy desacertado anduvo en suponer que la Santa Alianza podria hacer contra la revolucion española identicos argumentos á los que se hacen contra las revoluciones del continente americano del Sud. Yo tengo negado y negaré siempre, que la indepen-

dencia de todo el continente americano fuese un hecho eesistente en el período constitucional á que se refieren mis Apuntes. Tengo negado y negaré siempre, que él lubiese llegado á serlo entonces por la fuerza sin las cábalas de la Santa Alianza, la doblez de la loglaterra y la invasion francesa en España. Tengo negado y negaré siempre, que la precipitacion en el reconocimiento del todo, ó de la parte del continente americano del Sud que debiera emancipasse, pudiese ser útil á la metrópoli y á las colonias que se enuancipasar, y en este sentido califiqué de suna-

mente prudentes las medidas que para adquirir los informes necesarios decretaron las córtes en un asunto, cuya resolucion no era tan olivia como algunos se inneginaban, si habian de combinarse el decoro y el interes de la España peninsular y la conveniencia y el deseo de la América. Esta lenta prisa de circunspeccion madura en negocio de tanta entidad no podia acomodarse al heneplácito de los que aceleradamente se proponian saltar por altos escalones de brillante fortuna; pero no podia menos de avenirse perfectamente con el noble voto de los patriotas leales que en uno y otro hemisferio se apellidaron españoles, y hacian alarde de serlo por nacimiento si orgen.

Pues qué es lo mismo ser independiente de cualquier manera, que ser feliz! ¡Ni siquiera hemos de pararnos á considerar, si con su union á la metrópoli es mas feliz y rica la isla de Cuba, que la de Santo Domingo con una independencia que desde su anterior prosperidad la ha arrastrado y degradado nuevamente á la clase de pueblo incivilizado! (1) En la Europa misma acabamos de ver una emancipación que el tiempo nos dirá las ventajas que produzca. Si vo no me equivoco, la Bélgica separándose de la Holanda lo que ha conseguido es perder el mercado que á sus manufacturas abrian la Holanda y las colonias holandesas, cargar sola con la manutención de una casa real. cuyos gastos partia antes con la Holanda, y reducirse á un estado en miniatura, incapaz de resistir de por sí ningun combate de enemigos esteriores, ni aun de la misma Holanda, como ya sucedió en 1831, porque aunque mas chica la Holanda, mientras sea mas rica y esté bien gobernada, contará siempre con el nervio principal de toda guerra.

Aquella independencia es para mí únicamente buena que tenga los elementos necesarios para sostenerse bien. Si à algunas de las provincias de la España ó de la Francia entrase la manía de ser independientes, como lo eran an-

<sup>[1]</sup> Discurso del ministro de negocios estrangeros, el 30 de diciembre de 1832, en la edmara de diputados de Francia.

tes de su incorporacion en un estado, ¿cabria un plan mas funesto á ambas naciones, y á las provincias mismas que lo concidieran? ¿ Qué cosa podrian apetecer mejor los grandes despotas, y los que comenzando tal vez por demagogos turbulentos vendrian à parar, ó à ocasionar que otros parasen en dominadores militares que todo lo sugetan à la dietaoura de las bayonetas? : De donde han venido siempre sus desgracias á la hermosa Italia sino de su particion en tantos estados diferentes, que por sus rivalidades mismas y por sa chica fuerza respectiva nunca han dejado de tentar la ambicion estrangera para invasiones en que era arrasada la Italia toda? Teocracia, monarquias, repúblicas aristocráticas, repúblicas democraticas, ducados, todo fue igualmente arrollado por Bonaparte; ninguna de tan varias formas de gobierno logró resistirle, ni para ello fué mas poderosa la una que la otra.

Ilemos oido á David Barry, que al sacudir las colonias españolas del continente americano el yugo de su metropoli sintieron entonces la debilidad en que para sostener sus nuevos gobiernos se hallaban por efecto de su anterior corrompido gobierno. «Los celebrados países, añade, de Megico, Bogota, Perú, Potosí, &c., nombres sinónimos con riquezas, no han podido mantener una campaña, ni formar una escuacivilla sin mendigar de la Ingloterra el dinero, los Luques, las armas, las municiones y todo lo necesario para resistir los intentos, y prepararse contra las amenazas del gobierno español, al presente el mas pobre y debilitado de toda la Europa (1). " Pues esta debilidad en que se ha-Haban las colonias españolas para constituirse en estados independientes, sea nor la causa que fuese, siendo el verdadero hecho cesistente en el último periodo constitucional de España, es la que debió ser sentida por todo hombre prudente de cualquier pais del mundo, antes de tomar atolondradamente una resolucion sobre la suerte ulterior de aquellos paises. He aquí, pues, como el punto de vista, en realidad filosófico, en que debió considerarse entonces

<sup>[1]</sup> Nota al cap. 9., último de las noticias secretas.

la cuestion era, si la conveniencia recíproca de la América del Sud y de su metrópoli requeria que aun subsistiesen unidas cuando aquella pugnaba por separarse. Yo tengo concedido, que era natural que todo patriota americano desease que la emancipacion, que nunca podia estar ya muy lejos, se acelerára cuanto fuese posible; y al espresarine así, comprendí y comprendo en el nombre de patriotas americanos á los criollos, cualquiera que fuese el título que les asistiese para denominarse americanos, y cualquiera que fuese su oriundez española, pues aun en todo hijo vemos el natural deseo de separarse de la casa de su padre, cuando por sí mismo puede mantener una familia á parte. Pero este natural deseo, unica justificacion que basta y ha debido alegarse para la independencia entre paises tan distantes uno de otro, ni autoriza al hijo para improperar al padre de quien ha recibido la educación y los medios conducentes á su emancipacion, ni dejaria de ser temerario en cualquier impúbero, aunque fuese hijo de gigante que va compitiese en talla con los hombres adultos de la especie de estatura regular. Así, pues, la estension ó tamaño del territorio no es lo que solamente debe mirarse para formar un Estado, sino los demas requisitos necesarios, á fin de que él pueda subsistir pacífico, seguro y bien administrado. Y si de estos requisitos no estaban suficientemente provistas las colonias españolas al tiempo de su emancipacion por cualquier motivo que fuese, no sé vo si puede merecer el título de patriota americano, quien por irreflecsiva y prematura determinacion sea estimado responsable de la anarquía de la América del Sud, y de la sangre que en ella se está vertiendo aun despues de su independencia. Independiente no puede ser un Estado, sin que primero sea Estado, y Estado no lo es todavía de por si el que aun no contiene dentro de si mismo los recursos para serlo, y tiene que andar mendigándolos de naciones estrangeras que nunca los otorgan de balde.

¿Y cómo sin la instantánea emancipacion se habrian cortado los efectos de esa corrupcion, con que se dice que el gobierno español debilitando la América la privaba tambien de los elementos indispensables para llegar á ser in-

dependiente? Aun cuando en esta debilidad producida por el gobierno español hubiese de positivo lo que está demostrado de falso por los progresos de la vida social á que el gobierno español habia ido travendo la América, lo que está si demostrado de cierto es el hecho de haber tenido lugar la revolucion del continente, americano del Sud, precisamente cuando la nacion española trataba de impedir toda corrupcion del gobierno que produjese malos efectos, lomismo en la península que en ultramar. Arrostró por su revolucion la América del Norte, no cuando la metrópolile guardaba sus inmunidades, sino cuando quiso violarlas y desatendió toda reclamacion y todo temperamento, cuando se vió cansada de las tortuosas arterías con que los reyes de Inglaterra eludian, ó pretendian eludir la franquicia de sus cartas, y de las violencias de la gran lista de frecuentes tiranuclos que tuvo que sufrir entre los imitadores de Juan Harvey y del Lord Bottetourt, primero y último gobernadores de Virginia, cuando en fin tocó que á las medidas opresivas del acta de navegacion se tratabade añadir otras mas vejatorias, y que así se iba de mal en peor (1). La aparicion tan indiscreta como violenta del stamp tax y de los impuestos que se quisieron sustituirle en violacion de los fueros de las colonias, y decretados por un Parlamento en que no estaban representadas, y la tenacidad de la metrópoli en no prestarse al desagravio, fué lo único que pudo alterar los sentimientos de los americanos ingleses, que precisamente nunca habian sido mas favorables ni generales que entonces respecto à su adhesion. á la madre patria (2); las colonias españolas se rebelaban

<sup>[1]</sup> Vida de Franklin, cap. 8.
[2] At not period of time was the attachment of the colonist to the mother courty more strong or more general than at present. Marshall, vida

montate court must some a cope a support montate court must be withing to the Washington, tom a cope a lagunes supponen que indujo à Washington pars bacer armas contra la lugheterra, que es el no haller conveguido el grado de sargento mayor que queria, lo que no tiene duda es que Washington acreditó ben pritcipar de los generales sentimientos de su prin per reque tiempo, así cuando pensó entrar à servir en la marina inglesa, como cuando hizo la guerra contra los franceses del Canadá. Al recibir el mando de las fuerzas americanas, ni el congreso que se lo dió, ni el mismo Washington admitiendo su nombra-

contra su metrópoli á compas de las voluntarias concesiones y mejoras políticas que esta les hacia. La Junta Central que habia declarado iguales á los españoles de ambos mundos, llamó á sí diputados de América que se asociasen á ella; con la llegad del primero, que fué don Joaquin Mosquera, enviado de Caracas, coincidió en Cádiz la noticia de la revolucion de aquella provincia. Las córtes constituyentes ratificaron, y aun ampliaron la declaracion de la Junta Central; los diputados omericanos en ellas las hicieron cátedra y cuartel general de la insurrección (1).

Sí antes de las mencionadas declaraciones é despues de las dos restauraciones del poder absoluto en España el continente americano del Sud se hubiese alzado contra aquel gobierno, de cuya corrupcion se dice provenir la debilidad del mismo continente, la urgencia de la revolucion podria fundarse ó cohonestarse. Mas rebelarse cuando la rebelion era un aucsilio poderoso que se daba á Napoleon, que venia á impedir que la España pusiese diques contra la corrupcion de su gobierno, y cuando si Napoleon hubiera legrado su objeto, la América habria tenido que combatir otro ene-

[1] Zavala, ensayo &c., cap. 7.

miento espresiron otra cosa sino que se le constituis gefe de las armas de las colonias ini dis pira restituir el pris à la poz, la libertad y seguridad. Marshall, ton. 2. cars 4.

ton. 2, cap. 4. Fr. uk in dió otres muchas praebas de lo mismo además de su concurrencia á la propia guerra del Canada. En su justificacion contra las intrigas de los propi turios de Pensilvania, que en 1764 lograron lanzarlo de la esambleo de represent intes, donde se habir sent do por espacio de 14 años, y protestaron luego contra vi ii imbramiento de agente cerca del gobierno ingles, daudo por una de las riz ries para ello, que Frunklin no era bien visto de los ministros, se esforzó el en probir la fals de de esto, à causa de que siempre habia estado propurando los intereses de la corone y conduciendose con la teattad propia de un buen siddito de ella. La Anérica, decia todavia mas adelante Franklin en 1763, no está manchada con ninguno de los crimenes y rebeliones que la Esencia y la laglaterra contra la familia reinante; no hay en ella un solo natural del pais que deje de estar firmemente adherido al rey por afecto y por principios. En sus conferencies con los ministros ingleses les representaba, que solo insistiendo aquellos en sus medidas, seria como al cabo se vendria à enigenir los animos y à estinguir el afecto y sincera adhesion de las colonias si su metropoli; y en respuesta à Pitt, que le insinuò la opinion cor-riente de que la América aspiraba à su independencia, le aseguró Franklin que el jamas h bia oido en toda América la menor espresion de deseo de separacion de la metropeli. Vida de Franklin, cap. 7 y 8.

migo mas fuerte que la España sola, es cosa que vo no atino á calificar bastantemente. Con la ida de diputados americanos á las córtes, y con el establecimiento de diputaciones provinciales en América, presentaba á esta la España garantías sólidas contra todo efecto de corrupcion del gobierno, y medios eficaces para la sucesiva prosperidad que debia indefectiblemente traerle la emancipacion de un modo tranquilo y ordenado, y por consiguiente mas útil á ella misma que el de revoluciones sanguinarias y anárquicas. Si de algo puede criticarse á la España en las referidas providencias, no es ciertamente de haber consultado en ellas mas a su interes que al interes de sus colonias. Júzguese, pues, ahora desapasionadamente el proceder de estas con su metrópoli y consigo mismas, y calcúlese si aparece o no tanta ingratud en lo primero como desacierto en lo segundo (1). El por lo menos podrá ser de un egemplo terrible para la suerte de todo pueblo que en cualquier tiempo llegase á ser reducido á colonia. Si para inflamar la llama de la revolucion, se ha de encontrar pábulo en las liberales concesiones, de las metrópolis, mírese bien, si esto no retraerá de concesiones liberales. Y si la tea incendiaria la ban de arrimar los hijos de los hijos de las madres patrias, mírese bien si esto no justificará en cierta manera la precaria residencia que en la India concede á los ingleses la célebre acta de 1813; por la cual no puede ingles alguno contar con mas tiempo ni lugar de permanecer alli sino el que la compañía le schalare (2).

Quisiera yo que aun los que acusaron la política de los que dirigieron los negocios públicos de España en el

<sup>(1)</sup> Adams, que aunque gran promovedor de la independencia no se desdeño de confestr que la América del Norte debó mucho à la Inglaterra, eutra justificando la separación, en que para esta se escogió el momento mas à propósio en ventaja mutua de la América y de la Inglaterra. Obra citada, prologo y, corta 6, tom. 3.

<sup>(2)</sup> Dede el reiando de Jorge I lahia la compaña sido facultada, a principios del riglo pasado, prra enviar à luglatura à tolo ingles que no fues de pandiente suyo, y no se condugese bien en la India, evto es, que estraleas à los dependientes de la compañia. Mill., hist. de la India inglesu, tom. 3, l.b. 4, cop. 1.

último período constitucional, por no haber reconocido desde luego el hecho que á la sazon se supone ecsistente de la independencia del continente americano del Sud, nos especificasen los medios de ejecutar á todo escape el reconocimiento. ¿ Habia de ser estableciendo monarquías ó repúblicas? Si monarquías, ¿ cuantas, donde estaban los reyes para ellas, quienes admitian las coronas, y cuales eran los súbditos que se conformasen con los nombrados reyes? Si repúblicas, ¿cómo en el largo catálogo de las efimeras sucesiones con que unos á otros se han derrivado los gefes de hecho en la América del Sud, se aseguraba lo que con algunos se tratase? porque al cabo algo era menester tratar, y con alguien se habia de tratar. El plan del conde de Aranda, que como de hombre encanecido en los negocios, versadísimo en todo género de lectura, y amigo íntimo y familiar de los mayores filósofos de Francia incluia las previsiones de que no pueden menos de carecer los planes de los neófitos adscripticios en la carrera política, allanaba muchas de las espresadas dificultades. porque partia de datos ya determinados, cuales eran la forma de gobierno y el señalamiento de los gobernantes, y no obstante dejaba todavía en pie otras varias cuestiones, cuya solucion no podia ser momentánea. Estas cues. tiones eran la conservacion de las posesiones que pudieseu acomodar en la parte meridional de la América española, ademas de las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septentrional, con el objeto de que sirviesen de escalas y factorias para el comercio español, y las indemnizaciones que debian pactarse en recompensa de la concedida emancipacion. ¿Y son tan leves estas cuestiones, en cualquier forma de gobierno que se contemplase en los nuevos estados de América, que debiera saltarse por cima de ellas, reconociendo el supuesto hecho ecsistente antes de ecsaminarlas, y antes de procurarse todas las luces é informes correspondientes para ecsaminarlas con la reflecsion debida? Reconocido por ensalmo el supuesto hecho ecsistente sin proponer tales cuestiones, ; no se correria ricsgo de que luego se pretendiese descartarlas á pretesto de no haber ya lugar á ellas, porque no fueron propuestas á tiempo?

Demasiada simplicidad habria sido creer que tampoco en nada que se estipulase, el interes de la España habria estado competentemente afianzado desprendiéndose ella de los medios coercitivos, que cuando necesario fuese pudierán ser empleados para que lo estipulado á su favor se cumpliese. Se ha cumplido por ventura, lo que á favor de los intereses franceses estipuló Haiti para su reconocimiento? De todos los medios coercitivos el principal para España era la conservacion de aquellos puntos, en ambas partes de América, que no solo sirviesen de escalas ó factorías para el comercio español, sino de recaladero y abrigo para sus fuerzas navales, que protegiesen el pabellon nacional mercantil. Durante el último período constitucional de España, época era todavia en que podia pensarse y lograrse la conservacion de tales puntos sostenidos por una marina militar á propósito; y en mi concepto, muy torpe ó muy delincuente hubiera sido el gobierno que de otra suerte firmase entonces la independencia, cualesquiera que fuesen los ofrecimientos y protestaciones de buena fé que se le hiciesen. En diplomacia nunca debe contarse con la buena fé. Habrála quizas en ciertos momentos, ¿pero quién responde de que ella sobreviva al cambio de circunstancias ó personas? Nada menos que toda la autoridad de los méritos y virtudes de Washington, su supremo y continuado mando y la firmeza de su ánimo fué menester, para que á los mas de trece años de arrancado á la Inglaterra por la España y la Francia el reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos, se viniese entre estos y la Inglaterra á concluir un tratado de amistad y de comercio, que no fué ratificado hasta el 30 de abril de 1796. Bajo el tema de - que él era una invencion diabólica, no hubo género de ultrage y de invectiva con que no se insultase al carácter público y privado de aquel ilustre gefe, cuyo espíritu tuvo quizas mas que padecer en ello que en todas sus anteriores campañas. Las resoluciones y esposiciones que contra la diabólica invencion se dirigian, no podian oirse sin asombro mezclado con la humillación de percibir tales pruchas de la deplorable debilidad de la razon humana (1). Y si el orgullo de la victoria y la animosidad y efervescencia de las pasiones llevaba á tales escesos y desarreglos en un puebbo instruido, con gobierno ya asentado y con gefe tan venerable y aun venerado, ¿qué no debia temerse de repúblicas que no disfrutaban ventajas semejantes, y donde las pasiones desencadenadas por la anarquía no tenian quien las contuviese? ¿ Qué precauciones no debia por lo tanto adoptar la España para no encontrarse burlada luego que hiciese el reconocimiento, mayormente cuando tan lejana se veia de aquel poder marítimo con que la Inglaterra se hacia respetable á todos sus adversarios?

"Cuan diferente hubiera sido, dice el señor Zavalala suerte de los constitucionales españoles si hubiesen reconocido el hecho ecsistente de la independencia y entrado en relaciones amistosas con aquellos estados de América. Quizas no comerian hoy los emigrados españoles los peces del Sena y del Támesis! Y si liubieran sido vencidos en la lucha, habrian encontrado un asilo en la nueva patria que hubiesen llamado á ecsistencia (2). Sin duda quiere esto decir que los americanos, que con su rebelion tanto cooperaron en favor de Bonaparte y en daño de la España, vendrian arrepentidos á la península con ejércitos numerosos. á oponerlos contra la Santa Alianza, para sostener una constitucion que ellos combatieron y combatian; ó que los americanos que no han podido mantener una campaña, ni formar una escuadrilla sin mendigar de la Inglaterra el dinero, los buques, las armas, las municiones y todo lo necesario enviarian raudales de tesoros á la España. Sobre proposiciones condicionales el señor Zavala sabe bien que pueden levantarse cuantos caramillos se quiera, porque ninguna objecion deja de salvarse diciendo que la condicion no fué verificada. Pero no menos bien debe saber el señor Zavala por cierto acaccimiento de 1831, que no habiendo habido mas que un Midas en el mundo, no debe tampoco esponerse nadie á que se vean evaporadas en hu-

(2) Zavala, ensayo &c., cap. 17.

<sup>(1)</sup> Marshall, vida de Washington, tom. 5, cap. 8.

mo las barras de oro, que á veces se persuade uno, ó uno quiere persuadir à otros, que tiene agarradas dentro de su puño. En todo caso ; que culpa de las faltas de su gohierno ha tenido tanto pobre español emigrado, que sin duda por ser pobre y emigrado no ha podido comer sino peces del Sena y del Támesis? ¿ Qué culpa tuvo nunca ningun español constitucional, que no fué parte del gobierno, para incurrir en el atroz decreto de Bolivar, negando asilo indistintamente á todo español, va fuese ó no liberal?, ¿ó en la espulsion horrible que contra los espanoles decretaron los megicanos en enero de 1829? La misma culpa tuvieron que tanto otro español proscripto ó perseguido con ruina de sus familias americanas, y sin que ó por su avanzada edad ó por su carácter pacífico y abstraido de negocios públicos hubiese dado, ni pudiese dar jamas la mas leve sospecha de intriga, ni el menor recelo de conspiracion. Y aun estos salieron mejor librados que aquellos que fueron victimas del asesinato y del latrocinio (1). ¡Y

<sup>(1)</sup> In táclica comun de los criollos para disealpar sus violencias é ini-quidore de prescucion contro las españoles, la sido suparar que estos eran comprudores. Por el corto minero de españole europeo agus empre halo en Ansi-para de la comprudores. Por el corto minero de españole europeo agus empre halo en Ansi-para de la comprue de

<sup>«</sup>En 1821 Banites, uno de los tenieuts de Artigas, que se lablia relelado contra el, y le obligó à religiarse en el Paragurs, interior aon conjuncio contra el obetor Franci, (dis-ipudo de los justius). Este descubrió la conjunzacion, y para deleficar à la vista de aquella agente in cueldad de sus cestigos, la pezó contra los españoles, anuque sislia que un hobia uno siquiera de ellos envier los conjunciones, que todos erran criolitos. Desparse de mander fusilar à un viente los conjunciones, que todos erran criolitos. Desparse de mander fusilar à un control de la conferencia contra de la conferencia del los envis à prisiones, en las condes murica sia aucullo narguno attrativo el matigno golemandor. Londier succisa y querido del pueblo per su conductor en el tiempo de su golierno. No les permitió siri de ellas sin destru

## (147)

hablaráse luego de crueldades cometidas por los españoles al tiempo de la conquista!

pars de diez y nueve meses, pagando 150.000 pesos de multa. Algunos de los inas pobres, soltados autes, fueron enviados á cuatro y diez leguas de la capital. La multa se ecsigió con tal rigor, que hasta de un mnerto se sacó, cuyos hijos eran criolins; pocos fueron los que no quedaron reducidos á la mendicidad: tres que no pudieron pagarla, quedaron en la prisico, y muchos no la habrian pagado sino socorridos por los eriollos, cuya rivalidad nacional desuprreció en este momento. No podia haber acustotion mas falsa, pues que sabiendo los españoles cuanto les esponia su sola calidad de tales, vivian con el mayor cuidado ocupandose únicamente en sus tareas domésticas.»

«La ley de muerte civil y prohibicion de casarse con blancas los españoles establecidos en el Paragany, fué estendida en 1822 á los de Entre-rios, Santa Pe y Buenos Aires. » Ensayo historico sobre la revolucion del Paraguay , y el gobierno dictatorial del doctor Francia por M. M. Renger y Longchamp, suizos y medicos que emprendieron su viage en 1818, y permanecieron en el Paraguay hista 25 de mayo de 1825, en que el doctor Francia les permitió

salir. Cap. 9, 10 y 13, parte primera.

« Don Francisco de Paula Sanz, gobernador del Potosi, que se habia hecho digno del respeto y consideracion general durante su larga residencia en América, nos dice otro estrangero muy percial en favor de la revolucion de las colonias espisolas, junto con el general Nieto, presidente de Charcas, antiguo militar que se babia hallado en la batalla de Rio-seco contra el ejército frances en 1808, y un oficial de marina, hijo del almirante Córdova, fueron fusilados en la plaza del Potosi; actos que parecen de una erueldad indisculpable. Castelli alegó en su descargo, que era necesario comprometer á los patriotas, y hacer cesar aquella especie de neutralidad que hasta entonces se habia observado en la masa del pueblo, que no habia comprendido b en la naturaleza de la lucha, ó el objeto que la promovia, y que la sentencia de hombres de alto rango difunde el terror en todos los demas. Los que ocupiban destinos creyeron ver en Castelli un segundo flobespierre, prócsimo á inmolar de ellos cuantos ereyera conveniente al trinnfo de la libertad. Castelli de hecho fué un terrorista may imbuido en las mácsimas de la revolucion francesa, y estaba muy al corriente de todos sus pormenores. » Miller, Memoria citada, tom. 1., cop. 3.

Si por lo que nos demnestra la precedente relacion vemos á los republicanos de Buenos Aires comenzar su revolucion por asesinatos horrorosos, solo para sacar al pueblo de su neutralidad en contra de los españoles, el trato que los mismos republicanos siguieron dando aun á aquellos españoles respecto á los euales querian mostrar la piedad de no asesinarlos, sino de reducirlos al estado de prisioneros, equivale à un martirio sup rior quizas al de la muerte. La larga descripcion de él puede leerse en el cap. 6., tomo 1., de las citadas Memorias,

por que á mi me faltan paciencia y fuerzas para copiarlas. La iniquidad no menos que la impolítica de las atrocidades cometidas en América eputra los espiñoles europeos, no ha podido dejar de ser reprobada aun por aquellos estrangeros que no han querido ver sino males en la dominacion espiñilà de dichos paises, y bienes en su revolucion; los coales sin embargo tam-preo han podido dejar de aplandir la suma hospitalidad y generosidad de los espiñoles establecidos en América, reconociendoles ademas otras buenas prendas que los bacian sobresilir en talentos, laboriosidad y buena conducta. Véase el citado diario de los viages de Hall, tom. 2., cap. 12.

En escusa ó paliativo de la anarquía en que se encuentra la América del Sud, y de las ferocidades cometidas en ella contra los españoles, se apela al estado de hostilidad en que con la América se mantiene la España, y que se supone ser el que da márgen á ello. Yo seria infiel á mis principios, si dejase de repetir aquí lo que mas arriba dejo sentado, en cuanto á que hay violencias que son inevitable fatal hijuela de las guerras. Pero entre estas violencias y el encarnizamiento mostrado por largos años contra hombres inofensivos, y que solo pueden ser perseguidos en detrimento del pais mismo que fomentan con su industria y capitales, y donde tienen su arraigo de bienes y familia, hay una enorme distancia. Mayor distancia hay todavía entre el estado de hostilidad de la España y el influjo que él puede tener en la anarquía de la América. Si el estado de hostilidad de la España suese temible, esta seria una razon de mas para organizar en la América gobiernos regulares en que la ley tuviese y diese fuerza; la libertad no se consigue sino en la esclavitud á la lev (1). Si no es temible el estado de hostilidad de la España, ¿qué es lo que él puede influir en que no se formen y consoliden tales gobiernos? Y cabalmente donde y cuando las hostilidades de España han sido menos temibles, es donde y cuando se han esperimentado los mayores desórdenes. Buenos Aires ha sido el punto menos inquietado del gobierno español, que no ha enviado allí un solo soldado ni buque desde su alzamiento, y no por eso en los veinte y tres años que cuenta de él, ha dejado de ser el país donde las insurrecciones se han ido sucediendo unas á otras con mayor frecuencia. Lo mismo ha sucedido en la Venezuela despues de la desaparicion del ejército de Morillo. La enemiga entre los partidos de aquel Guerrero, sacrificado por último en virtud de un abominable acto de perfidia que nada puede disculpar, de Pedraza, de Bustamante y de Santa Ana, ¿qué escenas no ha estado pre-

<sup>[1]</sup> Legum idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possemus. Cic. pro-Cluentio.

sentando en Mégico despues que la pérdida de San Juan de Ulua y de la desatinada espedicion de Barradas debió dejar el estado megicano sin recelo alguno de nuevas agre-

siones de la España?

Para David Barry y todos los demás que juren en las palabras de los autores de las noticias secretas, como palabras de verdaderos maestros en la enseñanza de todo lo que pasaba en América, esplicada estará así la razon de las turbulencias americanas con motivo de gobiernos y de mandos, como la del odio de los criollos contra los españoles. « Nosotros, dijeron, no podemos adherirnos en el todo al dictamen de que los criollos no scan aptos para gobernar ... pero, segun lo que tenemos esperimentado, diremos que no hay cosa que mas acalore las parcialidades que el ser las dos cahezas de una provincia, en lo seglar y en lo eclesiástico, ambas criollas... Esto no sucede cuando los dos empleos recaen en europeos, porque aun cuando la conducta del uno sea desarreglada, la contiene la del otro con la mayor confianza y satisfaccion que suele baber entre los dos, siendo muy comun, por lo regular, que la de entrambos, como sugetos nienos apasionados, sea buena.» Poco antes dejaban tambien dicho: « esta misma vanidad de los criollos, que con particularidad se nota en las ciudades de la sierra, por tener menos ocasion de tratar con gentes forasteras, á escepcion de aquellos que se establecen en cada poblacion, los aparta del trabajo y de ocuparse en el comercio, único ejercicio que hay en las Indias capaz de mantener los caudales sin descaecimientos, y los introduce en los vicios que son connaturales á una vida licenciosa y de inaccion. De esto se sigue, que en muy pocotiempo dan fin de lo mucho que sus padres les dejan, perdiendo los caudales y menoscabando las fineas, y los europeos valiéndose de las buenas proporciones, como las que les presenta el descuido de los criollos, las aprovechan y hacen caudales, pues dedicándose al comercio consiguen en poco tiempo ponerse en un buen pie, ganan crédito y caudal, y son solicitados para los primeros casamientos, porque las mismas criollas, reconociendo el despilfarro y ociosidad de sus mismos compatriotas, hacen mas estimacion

de los europeos, y prefieren casarse con ellos. La preferencia que las criollas dan á los europeos por la causa antedicha, el ser dueños de los caudales mas floridos, adquiridos y conservados por su aplicacion y economía, y el tener á su favor la confianza y estimacion de los gobernadores y ministros, porque su conducta los hace acreedores á ellas, no son pocos motivos para incitar la envidia de los criollos (1).

Mas si por ser españoles los que esto escribieron, se pretendiese que en ello tuvieron la vista tan obtusa, como de lince se quiere que fuese en lo que escribieron contrario á la conducta de los españoles en América, oigamos á estrangeros. Así que estos no tuvieron ya que poner distinciones entre la justicia del alzamiento de las colonias españolas, y la conveniencia de la sumision de otras colonias á sus metrópolis (2); así que sin omitir diatrivas contra la mala administracion de los españoles, pudo hablarse ya de los criollos, no como cuando convenia pintarlos cual victimas infelices unicamente de ella, se oyó otro lenguaje diverso relativamente á ellos. Entonces ya se vió que las causas de detestar los criollos á los españoles, y de la dificultad de consolidar sus nuevos gobiernos, tenian orígenes distintos del que se tomaba de la administracion española; origenes que si son ciertos, ninguna otra administracion habria evitado, y que eran bastante conformes á los señalados por los autores de las noticias secretas.

Robertson señaló ya tres causas de los vicios y ociosidad á que eran dados los criollos, á saber; el rigor de los celos del gobierno, la falta de esperanza de llegar á obtener aquella distincion á que naturalmente todo el mundo aspira, y la influencia enervadora de un calor sofocante como el de los climas intertropicales en que se hallaban situadas casi todas las colonias españolas (3), segun lo que se ha observado que los naturales de la América del Norte,

<sup>(1)</sup> Parte 2., cap. 6.
(2) Véanse particularmente à De Pradt sobre las tres edades de las colonias, v à Ganilh sobre la administracion y contabilidad de las rentas de Francia desde la restauracion.

<sup>(3)</sup> Hist. de América, lib. 8.

6 del reino de Chile, eran gentes de mayor entendimiento y comprension que los habitantes de las islas ó de las orillas del Marañon, ó del Orinoco (1). De las dos primeras causas creo haber probado su inesactitud, pero aun cuando así no fuese, restaria siempre la tercera obrando poderosamente 4

parte de todo poder de las otras.

A principios de 1831, cuando con los movimientos de los negros de las Antillas inglesas concurrieron los desordenes de Colombia, Chile, Buenos Aires y el Janeiro. varios periódicos ingleses alzaron la voz para advertir que aquellos paises no estaban para repúblicas como las del norte de América, y para indicar sus temores de que la anarquía que reinaba en ellas, no los llevase otra vez á la barbarie por la dominacion de los negros ó gente de color (2). Los periódicos franceses se producian aun mas esplicitamente, y en el fondo no notaban diferencia entre el odio que en Santo Domingo se tenia contra la raza blanca, y el que se tenia en el continente americano del Sud á los europeos. «La constitucion de Haiti, decia uno de ellos. impregnada toda de odio y desconfianza contra la estirpe blanca, contiene semillas de barbarie, capaces de hacer abortar en su embrion la civilizacion naciente de aquel pais. Ella prohibe á los blancos formar establecimientos agrícolas, llegar á ser propietarios de bienes raices, y aglomerarse en ningun punto del territorio. No obstante, la esperiencia demuestra, que las regiones intertropicales no nueden hacer verdaderos progresos en la cultura y la civi-

(1) El mismo alli, lib. 4,
(2) Vésse entre otros el Gibos de 10 de junio de dicho año. Cuando algo
mas adelante se supo en Inglaterra el assisinato del corouel Woodbine y au Emilia,
y los paquines que por tolo Cartegna se fijaron, anenazando con la misma suerte
à cuantos estrangeros habia, si no emigralan, esclamó el Abbion de 25 de ettema 2,000.000 al politerno ingles, si in contar los framules conertidos pura epilar à los
conserciantes británicos, ahora porque el nuevo imperiorno quiere ó no parde pagra sus junta deudas, comientos di descargare del peso de la gantitud debiad à
la Inglaterra, asesimando é intimidando... Sentinos vernos obligados à habiar de
Golombia en estos términos. Perez que polemos esperar de un pis que ha elevado
con conserva de la companio del la companio de la c

lizacion sino con la avuda del estimulante enérgico que les Hevan las europeos, con el ejemplo de su actividad, las lecciones de su industria y el concurso poderoso de sus capitales (1). Otro periódico hablando por el mismo tiempo de las causas de la revolucion del Brasil, que obligaron à salir de allí al emperador don Pedro, decia; « estas causas no fueron otras que la antipatía del hombre americano con el hombre blanco, y el desco de copiar las repúblicas de los otros estados americanos. La antipatía proviene de la inferioridad física y moral del americano, sobre todo en las colonias ecuatorales, que no quiere ser dominado políticamente, ni aun ofuscado por la presencia de gentes mas hábiles y mas enérgicas que él. Su ignorancia y su vanidad estraordinaria le impiden conocer esta superioridad, y si por alguna semi-instruccion llega á reconocerla, siente una violenta reaccion de orgullo, que le hace insoportable la vista de sus rivales. Así en Mégico, mucho despues de su completa emancipacion, se ecsigió la espulsion de cuantos españoles habian continuado viviendo allí sometidos á las nuevas leves del pais. En toda la América del Sud el aspecto de un europeo humilla al indigena. Algun dia acabarán estos por lanzar á todos los negociantes europeos, como lo han hecho ya en Colombia indignados de ver á dichos negociantes ganar mucho dinero con un trabajo y una aplicacion de que ellos son incapaces. La anarquía va á comenzar en el Brasil, va á despedazar aquel pais, como hace quince años que despedaza á Mégico y Colombia. Justa es la queja de que don Pedro invirtiese el dinero del Brasil en el establecimiento del trono de su hija en Portugal, pero es injusto el cargo de que en su lado y consejo diese la preferencia à los portugueses, como mas inteligentes y como hombres que para su espatriación no dieran otro motivo que el de ser liberales. Don Pedro tenia en su carácter algo de bronco é imperioso que debia acarrearle enemigos. Pero se queria la república, y él no queria sino la monarquía constitucional, como lo dictaba la razon; pue-

<sup>[1]</sup> Diario de Comercio de 6 de junio de 1831.

(153)

de asegurarse que la queria muy lealmente (1).»

El abate De Pradt, que mas animoso que Alejandro VI v Julio II, ha trinchado no solo la América, sino el mundo todo á su gusto, salió nuevamente á la palestra en un artículo, que fechó en Clermont el 28 de diciembre de 1830, y se insertó en el amigo de la carta de Puy-de-Dome, haciendo el elogio de Bolivar, y del decreto que despues de su espatriacion lo restituia otra vez á Colombia. » Con tal decreto, dijo, subsanaba esta el borron de ingratitud al hombre, que negándose á aceptar la corona que le ofrecieron, tampoco quiso conservar el poder que le hicieron soltar el 25 de setiembre de 1829 en que fué proscripto , sino para entregarlo mas fuerte, y devolverlo mejor establecido; al heroe, cuva consagracion al bien público valió á la América un Bolivar, como otra semejante valió á la Franeia un Luis Felipe; al genio, á quien se prestaba el homenage que en todo tiempo le es debido y que era á la América lo que Napoleon fué á la Francia despues de la Convencion y del Directorio. Por que ; qué habria sido de la Francia con los hombres de aquellas saturnales ó asquerosas ó feroces ó abyectas! «La justificación de este homenage estribaba en haber venido la América al punto, » que es uno de aquellos indefinibles, en que la vida de una nacion parece estar concentrada en un hombre solo y depender esclusivamente de él, segun sucedió con Cesar, Pedro el Grande, Napoleon y Bolivar!!! « Mas ; quién puso á la América en este trance, y en el desborde de pasiones anárquicas que la obligaron á tener que recurrir á un hombre solo, parecido, segun la comparación, a otros hombres. que no pasarán por legisladores ni sostenes de libertades públicas? El mismo señor abate nos lo esplica. « La rotura del lazo que unia á la América con la España fué la rotura de los lazos mismos sociales; todos los apetitos desordenados, todas las ambiciones, todas las vanidades se precipitaron hácia el poder, quisieron cogerlo y arrancarlo á quien lo habia cogido antes. Desde el cabo de Hor-

<sup>[1]</sup> Mensagero de las Camaras de 14 de junio de 1831.

nos hasta la California, hasta Chile y Buenos Aires, y lo mismo en Mégico que en el Perú, iguales móviles produgeron iguales efectos, sustituyendo al régimen débil é ignorante de la España, los horrores de guerras causadas por pasiones rivales y no inferiores en crueldad unas á otras. Nada hay peor en el mundo que las mediocridades ambiciosas que en sus solicitudes temerarias aspiran al imperio dislocado, y que se forjan derechos solo por comparaciones con sus competidores, porque entonces son necesarios Césares ó Napoleones para restituir á su puesto los talentos suhalternos y el órden á la sociedad. «¡ Cosa rara!, esclama la revista Británica de mayo de 1831 en un artículo intitulado, balance de la guerra y de las asonadas. «Se habla sin cesar de movimiento, como si el reposo no fuese una eondicion necesaria y sine qua non de la prosperidad de las naciones, y como si hoy dia los calmantes no les fuesen mas precisos que los estimulantes. Este movimiento que se apetece, no es el desenvolvimiento progresivo de la civilizacion, sino una agitacion febril desordenada, como la que está consumiendo todos los bienes de la América del Sud. y la hace cien veces mas desdichada de lo que lo era bajo el detestable régimen de la España... La república de Buenos Aires ha sufrido noventa y tres cambios de gobiernos. en el curso de un año, y aun no ha parado. » He aquí á lo que está reducido ese Buenos Aires, de quien el ingles Miller dice: « que puede considerarse como la cuna de la independencia americana... y el plantel de la libertad en los dominios españoles del nuevo mundo (1): no obstante que enumerar las facciones que sucesivamente ejercieron su influencia en Buenos Aires, ó describir sus intrigas para mantenerse en el poder, fuera presentar la pintura mas desagradable del reino de la anarquía (2). »

Omito toda glosa de los precedentes testos, donde por insigne que sea la mala fé de los tiros contra la administracion española en sus colonias ultramarinas, siempre á

<sup>(1)</sup> Memorias citadas, tom. 1., cap. 3. (2) El mismo alli, tom. 2., cap. 34.

pesar de ellos resulta que dichas colonias estaban con tal administracion mucho mejor de lo que hoy dia se hallan; que la causa de este peor estado es el desborde de las ruines pasiones con que mediocridades ambiciosas no han tratado sino de coger el mando y de arrancarlo al que lo habia cogido primero; y por último que este desborde de pasiones, ha procedido de la falta de ilustracion y de costumbres, no solo para haberse el continente americano del Sud constituido en repúblicas, sino para no haber roto el lazo de su union con la metrópoli sin romper al mismo tiempo los lazos sociales de todo pais civilizado. Concluiremos con un testimonio solemne de otro escritor estrangero, á quien su prevencion ó su interes en contra de la España no pudo, sin embargo, impedirle que admirando la prosperidad estraordinaria de una colonia española dejase estampado en sus frases un documento auténtico que desmintiese muchas calumnias. « Descanse, dijo, agradablemente nuestro espíritu en el ecsámen de los prodigios que á la Europa ofrece una colonia española, verdadero fenómeno que en medio de la larga serie de desgracias que presenta la historia de todas las colonias, aparece como un Oasis en medio del desierto, .... que esenta de toda especie de deudas se procura, cultivando la séptima parte de su territorio, un rendimiento mucho mas considerable que el de los grandes ducados de Toscana, de Baden, que el de los reinos de Hannover y Sajonia, el de los estados del Papa, y aun que el de las monarquias dinamarquesa, portuguesa y noruego-sueca (1). Mucho mas floreciente que la mayor parte de los nuevos estados de la América del Sud adeudados ya por sus empréstitos, ve ella crecer diariamente su prosperidad, sin comprometer su porvenir. Aunque la isla de Cuba no tenga aquellos grandes y suntuosos establecimientos, cuya fundacion data de muy antiguo en Mégico, no obstante sus principales ciudades poseen muchas instituciones científicas y literarias, que elevando las

<sup>[1]</sup> Segun el estado de 1833, las rentas de la isla de Cuba en toda clase de impuestos para el gobierno han ascendido à 8.895.556 pesos firertes.

facultades del hombre, concurren á que rápidamente progrese hácia un estado de civilizacion perfecta. Así se nota en Cuba que los esclavos son bien tratados, y que la condicion de ellos se aprocsima allí mas que en ninguna otra parte al estado doméstico (1).» Asi, pues, tambien la isla de Cuba, aunque perteneciente á esa España de cuyo régimen colonial tanto maldice el pérfido charlatanismo, es, atendida su estension v su poblacion, la mas rica v floreciente de todas las colonias, no solamente de la América, sino de todo el mundo (2).

Mucho debieron reflecsionar esto los que en vez de ocuparse en las córtes españolas de sermones para una insurreccion cualquiera en el continente americano del Sud. se habrian mas útilmente ocupado, como los dignos diputados de la isla de Cuba, en procurar á su pais las ventajas oportunas á fin de que diariamente creciese en él la prosperidad sin comprometer su porvenir (3). En ello no cabia mal alguno sino para las pasiones que querian desbordarse. Mientras mas creciese la prosperidad del pais, mas se aseguraba su prócsima independencia sin comprometer su porvenir, porque menos la podia España evitar.

<sup>(1)</sup> Suplemento al mensagero de las Camaras de 13 de agosto de 1831, estractando el citado cuadro estadístico de la isla de Cuba. Segun este cuadro, en los 52 años que discurrieron hasta el de 1827 la poblacion de la isla de Cuba se habin mas que duplicado, y la poblacion que respectivamente tuvo mayor incremento fué la esclava. En los últimos diez años de dicho periodo, esto es, desde 1817 à 1827 la poblacion total se habia aumentado de un 30 p. 3; en ellos, de la poblacion esclava muricon 5. 301, y nacieron 9. 432. Lo cual prueba que el aumento de la poblacion esclava es allí de efecto natural sin necesidad de la

importacion que pueda haber de negros africanos.

Aunque hay habitaciones, dice Dauxion Lavaisse, en las colonias inglesas y francesas, donde los negros son bien tratador, en las mas la mortalidad de ellos es grandísima. Pero en las eolonias españolas y portuguesas la poblacion negra erece casi al igual de la blanca, porque en ellas los negros son tratados con mucha humanidad. Viage citado, cap. 6.

<sup>(2)</sup> Balbi, compendio de geografia, pdg. 1.174. (3) Entre estos diguos diputsdos merece especial conmemoración uno (don Francisco Arango), que lo fué de las córtes de 1813 y 14, donde probó la ilustracion de que yn antes tenia crédito. En unas reflectiones breves e imparciales de un habanero que posteriormente imprimió en la liabana, hizo ver geométricamente la conveniencia que á la isla de Cuba traia su union à España, y los desastres que tenia que temer de una sublevacion.

debiéndose tener por regla constante que una vasta region á gran distancia de la metropoli, si llega á tener los elementos de independencia con que se baste á sí misma igualándose en civilizacion á su metrópoli, tocó necesariamente el punto en que su separacion de esta es infalible. Y que el pais podia con la administracion española crecer en prosperidad, lo demostraba el hecho de haber crecido considerablemente en ella á lo menos en el último medio siglo. Con tal aumento de presperidad, y con las mayores franquicias que eran de esperar del sistema constitucional de España, se habria tambien ido aumentando la ilustracion en América, y esta al tiempo á propésito para su independencia, ni habria roto todos los lazos sociales de los paises civilizados, ni tenido que sufrir el peor de todos los males del mundo, que son las mediocridades ambiciosas, que en sus solicitudes temerarias aspiran al imperio dislocado. Porque nadie debe resistirse à conceder, que por grande que sea la accion del clima ó de la organizacion, ningunos cánones tan universales pueden establecerse acerca de su influio, que carezcan de muchas escepciones en lo físico y en lo moral del hombre, quien en toda region puede ser además estremadamente modificado por la educacion y las leves.

Si en tal concepto ni en los climas intertropicales, ni en los ecuatorales debe creerse que puedan llegar á faltar hombres adaptados para todo, siempre que las instituciones y las costumbres favorezcan ó corrijan las inclinaciones naturales, en ningun país tampoco ha debido ni debe creerse que con solo pronunciar libertad, ya se tiene y se da á los pueblos todo cuanto mas les conviene. La libertad es un fruto como otro cualquiera, que debe ser sazonado, y segun la observacion de un ingles tan afecto a ur epublica, como desafecto á los españoles (1), ella no debe ser considerada como el fin último ú objetivo que en

<sup>(1)</sup> Godwin, hist. de la república inglesa, tom. 3. Libertad indefinida, dice Carlos Botia, es un medio de poder para algunos, no de felicidad para de comun. Hist. de Italia desde 1789 d 1814, lib. 6.

la sociedad han de proponerse conseguir los hombres, sino como el medio necesario de llegar á ser felices. Y es esto tan esacto, cual lo prueba el nombre mismo de sociedades, donde jamás nadie podrá ser tan libre, como el selvage que vive en sus bosques sin que ningun vínculo civil ni pena alguna legal le coarte. Apellidar libertad como siboleth mágico para imponer forzado silencio contra toda reflecsion acerca del verdadero modo de lograr la conveniente, así como en otro tiempo se imponia apellidando inquisicion, podrá ser muy cómodo para los talentos subalternos que quieren forjarse ciertos derechos sin detenerse por los horrores de guerras de pasiones rivales, y no inferiores en crueldad unas á otras. Pero ellos acabarán por traer un Cesar ó un Napoleon ú otra cosa peor, como seria muy de temer en aquellos puntos del continente americano del Sud que recayesen en la barbarie bajo la dominacion de los indios ó de las castas. Ellos, en fin, profanando el nombre sagrado de libertad, hacen cuanto les es posible por recomendar el absolutismo. Porque si aun en el anterior régimen de las colonias españolas que es llamado débil, ignorante y detestable, eran ellas cien veces menos desdichadas que son ahora con la libertad de sus repúblicas, ¿quién será el que teniendo algo que perder, ó el que deseando ser feliz ó disfrutar libremente del honesto ejercicio de su industria, prefiera ir á vivir en dichas repúblicas antes que vivir en Prusia ó en Toscana?

Mal me juzgaria el que por ninguna de las reflecsiones que llevo hechas supusiese en mí otro ánimo que el de la justa defensa de mi patria, que reputo un deber religioso en vista de las inicuas acriminaciones que contra ella se han fulminado; y poner igualmente de manifesto lo que en la emancipacion del continente americano del Sud me parece que debió ejecutarse en utilidad mútua de ellas y de su metrópoli. Todo ello, empero, se refiere á época ya transcurrida. Posible es al que navega por el undoso prélago del Océano con aparejo conveniente evitar que una cosa se le caiga de las manos, pero ya caida en el fondo de la mar, ¿cómo podrá recobrarla ? En el trance á que las cosas han venido hoy, lo que conviene so olyúdar en-

conos y rencillas que no pueden menos de ser perjudiciales á todos. Para las transaciones políticas los hombres de Estado han de partir de la línea donde los negocios se encuentran, poniendo mas bien su vista en lo futuro que en lo pasado. Ningun empeño creo que seria mas fatal en el dia para la España que el de reconquistar el continente americano del Sud. Desde el tiempo de su descubrimiento las cosas han variado infinito en él, en la España y en las naciones estrangeras, y esta variacion imposibilita hoy lo que entonces fué asequible. Aun desde 1823 acá las pretensiones de la España han debido rehajarse mucho con respecto á algunos de los artículos que abrazaba el sabio plan del conde de Aranda. En el espediente que aquel año se instruia por el gobierno, que posteriormente debe haberse completado, se encontrarán cuantos datos puedan apetecerse para guiar á lo que actualmente se ha de hacer. Y si el espediente hubiese desaparecido ó se ha descuidado, no por eso debe detenerse la España para una resolucion definitiva. Cada momento perdido no servirá sino para acabar de perder las ventajas mercantiles, que aun cabe obtener antes que del todo se rompan los vínculos privados que aun subsisten. Tocante á adquisiciones territoriales otra es la que ahora importa á la España, y con la que puede mirar recompensados todos sus quebrantos; adquisicion hija no de conquista, sino de voluntaria union, como efecto de interes comun, á fin de que la península tenga la sólida independencia propia de los estados respetables, sin que nadie ni por tierra ni por mar venga á dictarla leyes, ni promover discordias en sentido de egoismo maquiabélico contra la península misma, y aun contra el equilibrio político del continente europeo. La importancia de tal adquisicion la conocieron bien los que en las córtes de Zaragoza de 1498 donde se debatió la cuestion de la sucesion á la corona, abogando en favor de la reina de Portugal doña Isabel, dijeron, segun Zurita, que el solo juntarse el reino de Portugal con Castilla no era de estimarse en menos que el haberse unido Castilla con Aragon.

## CAPÍTULO IX.

Tan necesario como es ya el reconocimiento de la independencia del continente americano del Sud, tan importante es á la España la conservación de las colonias que la restan. Ecsámen de la cuestión de si convienen ó no las colonias ultramarians á las naciones europeas.

Si tal como acabo de enunciarla es mi intima conviccion de la resolucion que urge á la España tomar en cuanto al reconocimiento de la independencia del continente americano del Sud, que hoy es ya un hecho real ecsistente, otra muy distinta es en cuanto á los esfuerzos que la España debe hacer por conservar las colonias que la restan, ó las que en verdadero provecho suyo estuviese mas adelante en el caso de lograr (1). Como esto presupone la idea de la utilidad de las colonias, que ha sido contradicha por la boba ó paradójica secta que en España se constituyó eco, tal vez sín conocerlo, de malignas ó insensatas sugestiones estrangeras sobre que nuestros males provenian de la posesion de la América del Sud, y que la panacea eficaz de ellos seria la emancipacion de dicho continente, y el federalismo en España, quiero entrar de lleno en la primera cuestion, ya que la segunda seria agena de este lugar. Téngola tratada largamente en otro como juzgo merecerlo asunto de tal entidad y trascendencia, pues que en mí dictámen nada podria discurrirse mas ominoso y nocivo que el federalismo á la España. Y lo que voy

<sup>[1]</sup> Si ha actuales colonias de España nunca dehen desentenderse de que en un presente estado une ellas cien veces mas dichosas que ha independiente, so hoy la España tampeco debe nunca prescindir de que uno de los objetos del compreso de Pomanis en 18-6, fui la Idea de fororecer por todos los medios posibles la libertad de las deventuradas islas de Cuba y de Puerto Rico, como retantairás gloriosa, en que no devid monos de tomar parte tedo corason americano, viendo al propio tiempo, si convendria bacer lo mismo con las islas Pfilipinas.

4 decir sobre colonias, ya se entiende contraerse al estado que hoy tiene el mundo. Cuando todo este se encuentre igualmente poblado, ilustrado y con su natural y recíproco comercio enteramente libre, entendido se estará que entonces no habrá colonias.

Los anti-colonistas españoles pudieron acaso buscar fundamento en la opinion de algunos ilustrados franceses, que bajo el aspecto puramente económico se declararon adversarios de la conservacion de las presentes colonias francesas. De ellos, sin embargo, dijo una junta de hombres de todas profesiones, muy prácticos en economía civil y comercio: «que aventurar, segun lo hacian algunos teóricos, que no era por las colonias, sino á pesar de ellas, como la Francia habia prosperado; aseverar que habria sido mucho mas rica sin ellas; sustituir a un provecho real conocido, calculado, obtenido, las solas promesas de mayor provecho, es querer ponerse en situacion de no poder ser jamas convencidos de error, ó es contar demasiado con la buena fé de aquellos á quienes se alecciona (1).» Mucho, en efecto, es menester contar con la docilidad ó la credulidad de los oventes para que acerca de un punto en que todas las naciones, sin escepcion, han estado siempre de acuerdo, cual es el tener colonias y nunca soltarlas espontáneamente, vengan meras teorías á prevalecer sobre esperiencias constantes.

Las colonias entre los antiguos no tenian en verdad abudatamente idéntico objeto que entre los modernos, porque aquellos no hacian el caso que estos del comercio. Las colonias de los griegos quedaban obligadas para con sus metrópolis al pago de un tributo y de un contingente de fuerzas en las guerras. Los cartagineses enviaban de propósito con empleos á sus colonias la gente pobre para que se enriqueciese en ellas, y dejase así de pertenecer á la claso turbulenta que pudiese causar agitaciones en la repúbli-

<sup>[1]</sup> Informe de una romision colonial compuesta de hombres de estado, de comerciantes y publicistas, y pasado al gobierno frances en 31 de agosto de 1814. Hállase entre los anales maritimos y comerciales de Mr. Bajot, año dies y siete, segunda série correspondente à octubre y novembre de 1832.

ca (1); idea, que vistos ya sus buenos efectos, tomaron de los fenicios fundadores de Cartago (2). Entre los romanos las colonias gozaban de muy diferentes derechos bajo los distintos nombres de municipios, colonias, prefecturas y ciudades aliadas; unas disfrutaban el derecho de darse sus propias leves y magistrados; otras solamente el de darse parte de estas dos cosas, teniendo que recibir la otra parte de los encargados en llevar los pobladores que formaban la colonia. A unas se concedian los derechos de ciudadanía romana, pero negándoles ó restringiéndoles mas ó menos el de votar, y el de enlazarse por matrimonios con las familias romanas; á otras se concedian todos estos derechos. Enviábanse á unas magistrados nombrados por los magistrados romanos; á otras se ponia en clientela de determinadas familias romanas, &c. (3) Si nadie hay que ignore lo que de sus gobernantes sufrian las colonias romanas, todos pueden tambien hacerse cargo de como en las colonias cartaginesas se conducirian los que iban á ellas para enriquecerse, luego que los cartagineses intentaron ser conquistadores de resultas de sus choques con los romanos. ¿Y de qué género de azote escapaban las colonias de los griegos, si puntualmente no cumplian sus empeños con la metrópoli, ó si eran sospechadas de tomar parte en favor de los enemigos de ella? En la sola guerra del Peloponeso suscitada por disputas sobre quien habia de poscer la isla de Corcira, já cuantas ciudades no cupo la desgraciada suerte de Mitilene y Platea?

Las naciones modernas han dado el nombre peculiar de colonias á sus establecimientos ultramarinos. ¿Y cual de ellas es la que no ha puesto todo conato en tenerlos y conservarlos á todo trance? ¿A cuantas guerras no ha dado esto ocasion? Si todos unánimemente han errado en semejante cálculo, segun pretenden los anti-colonistas, por-

<sup>(1)</sup> Aristot., de polit., lib. 6, cap. 5.

<sup>(2)</sup> Heeren, sobre comercio y politica de los antiguos, som. 2., sec. y

<sup>(3)</sup> Igual teson al que los romanos pusieron en destruir á Curtago rival, lo pusieron en reedificarla colonia.

que las colonias empobrecen y despueblan, la Inglaterra que ha sido la mas ciega y obstinada en tal error, sin perdonar gasto alguno cuando se trata de colonizar (1), debe estar yerma y pordiosera. Y no hay que achacar esta ceguedad y obstinacion al gobierno ingles por prurito de dominacion, porque el gusto de colonizar ha estado siempre en la voluntad unánime del pueblo británico (2), que no cabia ser engañado en las resultas de colonizaciones, ni que se diese por contento de sacrificar sus materiales intereses en obsequio de la vana ambicion del gobierno, ni aun de aquel orgullo nacional que Smith indica soler ser la causa de la aficion general á retener colonias, por la cual ni el visionario mas entusiasta se atreveria á proponer, con la menor esperanza de buen écsito, que la Inglaterra se desprendiese de las suyas (3). Si por el contrario las colonias en tanto son mas útiles en cuanto sus producciones difieren mas de las de la metrópoli, porque así se facilitan mas los cambios (4), el oro y la plata de las minas americanas, en vez de haber contribuido de suyo á la decadencia de la industria española, debieron haberla poderosamente escitado.

Tampoco en Holanda han faltado declamadores anticolonistas, que por lo costosas que suponen ser las colonias de la India, deducian que mejor seria para la metrópoli abandonarlas. De ellos acaba de decir un sabio estadista

<sup>(1)</sup> Palabras del traductor frances del viage de Guillermo Hutton al Africa en el prologo que puso á su traducción.

<sup>(</sup>a) Hécreia, mausul de historia mouleran, periodo segundo, época primera. Las discusiones que budo en el pralmento ingles con motivo del fall que presentaron los misistros para represion de los desdedenes de Frlauda, dió ocasión el 7 de febrero de 1833 à un dialego muy animado entre Mr. Stanley, servetiro de estado por lo relativo à l'Istoda, y Mr. Cobbet, gran oposicionista. Habiendo Illamodo el primero segordor la casas de los norte-americanos en sa revolución, y dicho que al leer que toda la ratom y justicia estaba al habo de ellos, se lanha alegrado de su trumbo, contracé de segordor que, jeculion, nivelador y todos los demas que se derraman sobre los opositores al poder estiente, mues via embasogo habis ido tan lejos, como aplandir la relection de 176 en contra de Jorge III, á quien por mucho tiempo los ingleses apellidarou el mejor de los reces.

<sup>(3)</sup> Investigacion &c., lib. 4., cap. 7.
(4) Citado informe de la comision colonial de Francia.

«que sus declamaciones no pudieron menos de lastimarle dolorosamente el oido.... que las hermosas colonias holandesas bajo una buena administracion no dejarian de indemnizar con usura los sacrificios que la metrópoli hubiese estado alguna vez en el caso de hacer por ellas, sacrificios que no serian sino anticipaciones sobre sólida hipoteca.... que si en Inglaterra á nadie habia ocurrido siquiera la idea de desprenderse de sus posesiones de la India, porque à pesar de embarazos momentáneos que hayan podido ocasionar, son ellas un mercado considerable para la industria manufacturera del reino, y los mas sólidos fundamentos del poder y de la opulencia à que la Inglaterra ha llegado, las colonias holandesas no ofrecian menores proporcionadas ventajas, ¿No han sido ellas adquiridas con los tesoros, el valor y la sangre de nuestros mayores? ; No son monumento duradero del denuedo de los holandeses? ¿No suministran el primero y el mas sólido alimento de nuestro comercio y de nuestra navegacion mercantil? ¡Qué digo! ¿No se atendió al peso de ellas en la balanza política, cuando en la última paz general se trató de nuestra ecsistencia europea, con motivo del poder y de la importancia que los Paises Bajos recibian de sus posesiones coloniales? ¡Y podrán levantarse voces para incitar al gobierno á que las abandone! ¡ Podria pensarse sériamente en verlas ocupadas y poseidas por otra nacion mercantil; en consentir que nuestro pabellon no fuese admitido en ellas sino por gracia ó bajo lasrestricciones que se quisiere imponerle; en sugetarse hasta á la absoluta esclusion de él si la política estrangera lo juzgaba conveniente! Una idea tal ofende muy agudamente todo corazon holandes; ella no puede nacer sino de sentimientos de impotencia y debilidad de que presto nos arrepentiriamos grandemente (1). »

Mas como el argumento de nuestros anti-colonistas está principalmente calcado sobre la autoridad de escritores franesces, corroborado, segun pretenden, por el hecho de mirarse hoy la Francia mas rica y floreciente que cuando con-

<sup>[1]</sup> Ojeada citada del Conde Hogendorp, cap. 4.

taba mayor número de colonias, razon será que indaguemos cual ha sido el mas general modo de pensar en Francia sobre la materia desde la revolucion en que perdió varias colonias hasta el dia.

La importancia que antes de la revolucion y al principio de ella daban los franceses á sus colonias está bien acreditada por las esposiciones que á favor de ellas hicieron entonces. «¿Qué buen ciudadano, esclamaba Wenves en 1780, si es algo instruido y observador de las riquezas, ventajas y recursos que el comercio colonial procura á la Francia, no se admirará de la inconcebible indiferencia con que parece mirarse esto, y no hará votos ardientes por la conservacion estension, y perfeccion de dieho comercio? (1). " La actividad de la industria depende de la accion del comercio, cuyo principal móvil son las colonias," decian á la Asamblea nacional en 1791 los navieros de la ciudad del Havre, «Salvad las colonias, le clamabau asímismo los síndicos de la cámara de comercio de Rouen. y salvareis la madre patria conservándole la mayor, la mas importante fuente de sus riquezas, y el mas seguro medio de alimentar su inmensa poblacion (2).»

Durante la revolucion y en medio de los asombrosos sucesos de ella nunca perdió de vista la Francia sus co-lonias, y de ello no nos dejan dudar sus tres espediciones de Leclerc, Missiesi y Leissegues á las Antillas en 1802, 5 y 6 (3). Posteriormente Bonaparte, cuando dis-

<sup>(1)</sup> Prólogo á sus reflecsiones históricas y políticas sobre el comercio de la Francia con sus colonias de América.

<sup>(2)</sup> La Croix, memorias para la historia de Sento Doningo, tom. 1, egg. 4: «El movimiento annuo de nuestro emmercio de importacion y esparacion en tolas nuestras possiones ultrumarinas, añade este nators, asciende á Goo millones de lintas tornesas, ó seimes 100 millones de pesso fereta; el mismo movimiento en la sola isla de Sto. Domingo el año 1793 escendió à 7.16.713.816 libras turnesas. 21 propio movimiento en tola la Francia aparla año no escedió libras turnesas. 22 propio movimiento en tola la Francia aparla año no escedió misgo abrazala por si sola en dicho año cerca de los dos tervicos de los intereses mescantiles de Francia »El mismo allí, tom. 2, cop. 10.

<sup>(3)</sup> Desde Londres en 1796 La-Roque, en su citada memoria analítica sobre el modo de conservar las colonias, proclamaba ser hien conocida la sentencia de que la Europa debia la riqueza actual de sus pueblos á sus colonias del nuevo mundo; que esta prosperidad podria ir ereciendo à medida que en las colonias

puso de la corona de España á favor de su hermano José, dispuso tambien inmediatamente que pasasen emisarios á la América española en nombre de su mismo hermano para que conservasen aquellas posesiones sugetas á la nueva dinastía (1), que en substancia habria sido quedar sugetas á la Francia. Y viendo la resistencia de la España á admitir la nueva dinastía, mandó otra clase de emisarios con el objeto que mas disimulado llevaron los primeros, á saber, que aquellas colonias fuesen ganadas para la Francia. Mr. Pedro Lebatu, que figuró bastante en la revolucion de Costa-firme, fué uno de los enviados á este efecto en 1811.

Apenas verificada la restauracion el clamor de los antiguos colonos de Santo Domingo resonó en ambas cámaras, las cuales enviaron su peticion á una comision, que no menos que el ministro Malouet se lisongeaban de que la isla volveria á entrar en el dominio de la Francia. Cuando se desesperó de conseguirlo por negociaciones pacíficas, se recurrió á una espedicion militar que quedó anulada por el regreso de Bonaparte desde la isla del Elba. Sin embargo, en los cien dias Bonaparte insistió por medio de proposiciones y amenazas sobre la sumisión de la isla, proyecto en que no menos insistió todavía la segunda restauracion, hasta que frustradas por la fuerza de los acontecimientos toda tentativa y esperanza, se vió obligada la

ereciens los consumos de industria europea; que la mácisma á que para ello debido éstane, en promover la cultura de los campos en América y las manufecturas en Europa. «Si la Inghierra debe su poder, siñadia, à los buquer con que cubre sus mares, y estos los debe principilmentes à sus colonias des ambas Indias, la Frencia no debe mante la progrese de la colonia de la compania de progrese de la colonia de la proprisidad de nuestra ogicultura y fibricas, responderia yo que si Elijos en colo tiempo pegaba conduce prara que le esclaviasea la Grecia, nobotros delenos creer que los discursos contra la posteion de nuestra colonia yentecem à los moltos que muestros enemigos emplean en nuestro dalos. Y depesa de puer, se disclud demonativo de sus proposiciones, concluye y de la colonia yenpuer, se directa la Frencia dele codas las vennêgs que se adejurio en el altimo rigido.

<sup>(1)</sup> Manuel Rodriguez Aleman y Peña fué decapitado el 30 de julio de 1809 en la Habana, como portador de pliegos para varios puntos de la América española.

Francia á reconocer de derecho la independencia de una colonia que de hecho le estaba emancipada veinte años habia (1). Y porque no se crea que el gobierno frances era inducido á todos estos actos únicamente por miras de ambicion ó por las interesadas reclamaciones de los coloros. tengamos presente que Ganilh ni era colono, ni alto empleado del gobierno, y sí un economista de primer crédito en Francia y diputado repetidas veces de la Cámara de ella. Nadie mejor que él habia espresado los bienes que la revolucion produgera a la Francia (2), y no obstante decia en sus reflecsiones sobre el budget de 1814, « pongo en primera línea de nuestros medios de restauracion nuestras colonias.... son la sola tabla de salvacion que nos queda en nuestro naufragio.» No parece que las colonias francesas eran la sola tabla de salvacion á que queria asirse la restauracion, pues que reiterando la maniobra de Bonaparte estuvo desde 1819 enviando á la América española nuevos emisarios, de los cuales en 18 de febrero de 1823 fueron detenidos en San Juan de Ulua Mr. Julien Schmaltz y su secretario Aquiles de la Motte idos en la fragata francesa. la Tarne. Aun cuando su carácter ostensible era el de comerciantes, no parece que quedó duda de que eran comisionados del gobierno, que provistos de gran equipage y de mucho dinero y letras pasaban á aquel pais con el

(1) Plaudo Justino, hist. de Haiti, lib. 9 y 10.

<sup>(2) \*</sup> Antes de la revolucion, dice, balir \$60.000 familias rieas en Francis, 800.000 cómodos, \$4,000.000 polres y proletarias, que à razon de cinco individuos por familia dan la ama de 26.000.000 de personas. Despute de la revolucion hay 10.000 cod de familias rieas, \$4,000 non cómodas, \$7,000.000 polres, que en hay 10.000 polres, \$40.000 polres, \$

objeto de tentar si los megicanos querian recibir algun principe Borbon frances, y en su defecto celebrar tratados mercantiles. Despues de la caida de Napoleon la Francia estuvo proponiendo para rey de las provincias del Rio de la Plata, ya al duque de Orleans, ya al principe de Luca, segun al agente ingles Mr. Parish dijo don M. Ignacio Nuñez en la carta confidencial que le escribió el 15 de junio de 1824 (1). Mayor pulimento aun guiso dar á la tabla de salvacion aquel general Laniarque que hizo en España la guerra de Napoleon, que parece que en 1823 habia ofrecido el servicio de sus prácticos conocinientos del país en la nueva guerra promovida por la Santa Alianza, y cuya memoria, no obstante, irá siempre ligada á la de las memorables jornadas republicanas de 5 y 6 de junio de 1832, honor fiinebre que se consagró á su liberalismo acendrado. Lamentándose el 29 de enero de 1831, en la Cámara de diputados, de la citada espedicion de 1823 contra las libertades de España, dijo que ya que se habia hecho, aunque nadie la podia aprobar, los ministros que la hicieron, podrian hallar alguna disculpa, si siquiera para el cobro de los 400.000.000 gastados en ella se hubiesen acordado de que la Francia habia perdido sus colonias, y de que la Habana, Puerto Rico ó las islas Baleares pudieran haberla indemnizado de aquella suma !!! . así como de los 20,000,000 gastados en la espedicion de Grecia habria podido ser compensacion la isla de Candia, desde donde la Francia habria podido proteger á los helenos, y balancear la influencia de Malta y de Corfú (2). Finalmente aun aquellos mismos periódicos franceses

[1] Hállase al principio de su bosquejo histórico, político y estadistico de las provincias del rio de la Plata, y de la república de Bolivar.
[2] Espiñoles', si paro en todo tiempo suspender va stras reucillas, cua-

<sup>2) [</sup>Espiñoles], si pare en todo tiempo suspender va stras reneillas, cualequiem que ella fueses, y revistir ante trad i vaziones é intervenciones extrangems, hap ensiquier colorido que se presentacan, no forse hestante poderoso lo que estaine de our en bore de na republicano, ó que altimamente hacia altale vialo de Napeleon. L'unentishidose de la funesta estrella que saí llevá cu 368 à desharrat nota o las reves de Espiña cana à Na poleon, diera que nada habiera aldo ma facil à cate último, que resulhecer à Caitos IV sobre su trono, con lo cual y con alganas huenas instituciones que hubies cotragolo à la Espiña.

mas anti-colonistas, como el Diario de comercio y el Mensajero de las Cámaras si se han declarado contra la conservacion de las actuales colonias de Francia, porque segun el número de ellas las reputan, conforme al calculo de Say, gravosas á la metrópol en los setenta ú ochenta millones como de impuesto que paga por el monopolio de su privilegio, que mas útilmente podrian invertirse en el beneficio de cuatro millones de hectares 6 séanse diez millones de fanegas de tierra inculta que hay en Francia, se han declarado tambien al propio tiempo los mavores padrinos de la colonizacion de Argel por los beneficios que ella debe producir á la Francia (1), 2Y qué beneficios cabe

habira esa sisto en el ectro de su sobermo la pueda de su independiencia, y robustariamente habira pagodo, con sua provincias l'intiregio de Francia i tranquildad que se la secundad". Aorvina, hist. de Nupeleon, tom. 3, cop. 2, 20, queltri, españ-les, dands de que cualquire capi ó presesto con que inentes los estrançeros medios en nuestra coas, lo única que verhaler-unente inestarán siempes, lo mismo cad dejastas de legiossa, que cual liberales ó trapadilemente, es conjurarse en vuestro daño y sacar provecio de nuestro candor ó imbesilidad?

8 (1) Veinne proticularmente los referidos Menageros de 15 de febrero y a de abril de 1831. Calla hectur equivale apocisimadamente à dos fanegas y mella de tierra. Otras Gracoso hectura de tierras puntonosas, poco mas ós menos, hay en Francia, sobre cava desencion Laffitte propuso un plan en mayo de 1833. En 3 de abril de 1833 Mr. Maugini, que por so ilutrateiron y elocuencia,

era uso de los principales gefas de la oposicion, tomando del debate sobre los gastos de Aragi, cossain de hablas neceno de los se entipes de las colonias, dijo en favor de ellas, todo cunnto sustancialmente puede devir un bues político. Do entre otras espresiones notables de suma escritiria y profinabila debo mencionas las siguientes « Toda nación que ha perilido sus colonias, ha perilido al tiempo nas purte de su poder. El fadiger meserte las sumas que cuestran las colonias, pera el especia de perilido sus colonias, pera o esta en la como igualmente el designe di colonias, pera o especial de el es

Si tal se discurre en Francia, aun con respecto à colonisa que parecianentoneres todavis improductivas, cual à la suston lo era Argel, ¿cómo se discarniria, repito, accera de colonisa productiva sun por la centra de tesoreria? Sim cherense, competo, à ella, ¿quient ce capar de caledur lo que à la lughterra valera à ban salido mercantilmente Jamaica, Gibrattar y Malts que parceon mas hiera puntos mitirare que out cos ? Sin entalogo, Jamaica ha sito la fetorita del der de los españoles, y lo eris la mismo con los nuevos estados actuales si origataren el sistema extractivo à probibilistico, y si no lo adoptesen, Jamaica les será siempre un almacen à mano completamente autido. Gibrattur ha sido, y se elgran depòsico de contrabado que Aspaña, y Malts es la gran esten del comercios comparar con los que á la España debieron proporcionar sus colonias americanas, ó con los que todavía puede sacar de las que les quedan?

En las colonias de los antiguos presidia el deseo de dominacion y de alianzas útiles en las guerras, así como el de dar salida al sobrante ó á la parte inquieta de la poblacion; en las de los estados modernos preside el espíritu mercantil, cuva consecuencia ha sido el monopolio. Tocante á las inmensas ventajas del comercio colonial ya oimos proclamarlas y ensalzarlas casi simultaneamente á los ministros de Inglaterra y Francia (1). En la persuasion de estas ventaias no hacian sino repetir lo que pensó Smith, el cual siendo enemigo tan declarado del monopolio, todavía dijo que la maléfica influencia de este no había bastado á contrabalancear ni destruir los inmensos bienes que del comercio colonial se habian recogido á pesar del monopolio, sin el cual dichos bienes habrian sin duda sido mucho mayores (2). Los estados de Humboldt sobre el que la España hacia con Mégico son dignos de toda atencion. Segun ellos, el término medio de las importaciones en N. E. los tres

(2) Investigaciones &c., 16. 4., cap. 7.

ingles en levante! Cuanto habrá ganado y estará ganando este comercio ingles en tiles colonias, que segun los halances del erario, parecen ser onercoass à la nacion! ¿Mas las ganancias de los particulares no son la bolsa de donde se sucan las contribuciones para el erario?

<sup>(1)</sup> El Lord Liverpool en 15 de marzo de 1814, é Hide de Neuville el 14 de julio de 1828. En mis discursos económico-políticos estructe sus espresiones. Si así se espresaban últimamente los ministros de Inglaterra y de Francia, oigamos como se espresaba un ministro español del primer tercio del siglo anterior. « El mayor bien de la España lo puedeu producir sus vastisimos dominios de América.... Las dos islas Martinica y Barbada dan mas beneficio à sus dueños que todas las islas, provincias, reinos é imperios de la América à la España... Los productos de las colonias francesas, incluyendo la pesca del bacalao y comercio de Canada, importaban al romper las presentes guerras (de 1739 à 1748) treinta y ocho millones de pesos un año con otro, cuando los de las colonias inglesas no pasaban de quince y medio, viéndose tambien entonces que los consumos de producciones francesas en sus colonias escedian de diez y seis millones, y el de las colonias británicas en peco mas de cinco.... Un país de solo labradores es pris de pobres... En Inglaterra la industria de la nacion, cargado muy poco su producto, daha al erario siete voces mas que todas las tierras y bienes raices del reino pigando un 10 p. 2 » Veanse el ecsordio y capitulos 1. , 2. y 9., parte 1., del nuevo sistema de gobierno economico para la America, de don José del Campillo y Cosio, publicado en Madrid el año de 1789.

( 174 )

años de 1802 á 1804 fue de 20.700.000 pesos, y cl de las esportaciones 6.500.000 sin comprender la plata y oro en moneda, barras ó lingotes, ni el contrabando. El último año de paz, que fué el de 1804, el movimiento general del comercio fué mucho mayor que en los otros, pues que ascendió á 37.983.574, á saber: 14.906.060 de importaciones de la península 1.619.682 de otros puntos de la América, y 21.457.832 de esportaciones. De las importaciones de la peninsula habia 10.412.324 de produciones nacionales. Las importaciones se hicieron en 107 bugues procedentes de España, y 123 de otras colonias de América. No se incluyeron en este estado trece millones y medio esportados por cuenta de la real Hacienda, ni 20.000 quintales de mercurio importados de cuenta de la misma. Si tal era el movimiento del comercio español en dicha época con el reino de Mégico por la sola Veracruz, no podrá parecer ecsagerado calcular que á otro tanto ascenderia siquiera el que se hacia por otros puertos de la N. E., con la Costafirme hasta Santa Fe, con Goatemala, con la Habana, Puerto Rico, Filipinas y demas colonias españolas. En cuyo caso el movimiento general del comercio español con ellas pasaria de scienta millones de duros. Y si en este movimiento general hubicsen sido incluidas producciones peninsulares en la misma proporcion que en el comercio con la N. E. por el puerto de la Veracruz, las colonias españolas les habrian abierto mercado por valor de casi veinte y un millones de duros. A la ganancia que con tal mercado se proporcionaba á la España, hay que agregar la que tenia luego en la reesportacion de frutos coloniales para cl estrangero. Comparando estos datos con los de nuestra balanza del año 1792, nos convenceremos mas y mas del rápido progresivo aumento que recibia nuestro comercio con las colonias, y de cuan incsacta idea tenian de él los que calificando el de principios del siglo diez y nueve como si hahlasen del de las flotas y galeones, aseguraban que no debia llamarse sino de pura comision.

## CAPÍTULO X.

¿ Es preciso el monopolio de comercio para sacar provecho de las colonias ultramarinas?

es condicion especial de todo comercio colonial el monopolio? Punto es este que debe analizarse, porque yo creo que si el monopolio es requisito indispensable del comercio colonial, en balde se pretenderia tener colonias sino el preciso tiempo que absolutamente estuviesen comprimidas por la fuerza. En tal estado, aun mas sensible que el perjuicio pecuniario es la humillacion de la desigualdad que á todos momentos se está ofreciendo materialmente á los ojos, y que por consiguiente en todos momentos ha de estar siendo gérmen inestinguible de descontento y de inquietudes. La Inglaterra que en sus colonias del Mediterráneo tenia establecidos verdaderos puertos francos, y que en el tratado que celebró con los portugueses en 17 de febrero de 1810, ratificado en 22 de enero de 1815 estipuló que lo fuesen tambien Goa en la India, y la isla de Santa Catalina en la América meridional, mantuvo sin embargo, el monopolio en sus posesiones de ambas Indias, y no solo su gobierno sino sus economistas ilustrados creian que todo cuanto cabia hacer, era modificar el monopolio (1). Al cabo el Lord Barthust proclamó el 14 de ju-

<sup>[1]</sup> Véame las obras de Broughom sobre política colonials, y del Lord Sheful's slore el comercio y nanegacion colonial. Los que han supuesto que la idea del monopolio colonial fué originaria de Espáta, y que lurgo los estratugeros no hicieron mas que copisala, e han trascondado sin duals de que en las instrucciones que Enrique VI de lughecera dié al vecteciano Cobot, para su respedicion de 1955, esando toda viva los esposibles mals habis no prastos sirguires socie et éc es 1955, esando toda viva los esposibles mals habis no prastos sirguires socie et éc es 1950, esando toda viva los esposibles mals habis no prastos sirguires socie et éc. 1950, esando toda viva de la companio de la paiset que descubeire na triffeo sectione de todo competidor. Cerahava, et llo y, esp. citadas; y esp. citadas.

A Brian Edwards asimismo le parceió que sulo admitia modificaciones el monopolio colonial, fundándose en el principio sentado por Modificaciones cacera de que el objeto con que las naciones modernes buseaban establecimientos coloniales.

nio de 1825 un nuevo sistema de comercio colonial ingles, por el cual se renunciaba al monopolio con que la Europa habia tenido encadenado al hemisferio occidental.

Los hombres públicos franceses, por el contrario, parecen últimamente declarados en favor del rigoroso sistema colonial; á lo menos, tal es el sentido en que estan escritas la memoria de la comision colonial de 1814 y la que en 1832 acaba de publicarse sobre el comercio marítimo y colonial, de órden y á espensas del gobierno (1). El autor de esta no ve en la enfática proclamación de nuevos principios de Barthust sino una mejora nominal y una falaz apariencia, pues que ni del establecimiento de puertos francos, ni del permiso de ir estrangeros á las colonias inglesas ha habido otro resultado desde el bill de 27 de junio del mencionado año de 1825, que el de sostener en el fondo el mismo monopolio anterior, mediante que los crecidos derechos que deben pagar los estrangeros les imposibilitaban toda concurrencia con los ingleses. Y de esto mismo sacan nuevo argumento los franceses para insistir sobre la necesidad del monopolio en el comercio colonial, si hien considerándolo como el único impuesto que deben pagar las colonias, esceptuando algunas ligeras contribuciones para sus gastos locales. «Pretenden algunos, dijo la comision colonial de 1814, que las colonias para ser útiles deben costearse à sí mismas; tanto valdria decir que la Alsacia, donde se encuentran situadas las plazas fuertes, que son el antemural de la Francia por el E. estaba obligada sola á sustentar estas plazas y pagar sus guarniciones, y que la provincia de Berry debiera hallarse libre de contribuir á ello por su parte. » « Ningun raciocinio

no era edificar ciudades, ni fundar imperios, sino numentar y favorecer su comercio sobre el de sus rivoles. Véase su historia civil y comercial de las colonias inglesas en las Indias occidentales, tom. 2 , lib. 6, cap. 3. Relativamente à la España tambien hav alguna inesactitud en esto, paque no puede decirse de ella que en América dejase de procurar edifical ciudades y fundar imperies, aun con mayor abinco que el de atender al comercio.

<sup>[1]</sup> Anique anonima parece que su redactor la sido Mr. Catineau - Larrache. Dicese estractida de los datos que suministran los an des maritimos y comerciales. y se encuentra en la segunda citad i serie de dichos anales que da á luz Mr. Bajot, año diez y siete, mes de julio.

puede haber peor, se añade en la memoria de 1832, que por que en la cuenta de tesorería parezca que se gasta mas de lo que se percibe, se concluya que deban abandonarse las colonias. Si este raciocinio valiera, seria menester abandonar todos los departamentos marítimos y fronterizos; seria menester abandonar á Paris.

Los datos de donde ha de partirse en el cálculo de la utilidad de las colonias, segun dichas memorias, son el fomento que dan á la industria, al comercio y á la navegacion. «Los brazos, dice la de 1814, que pone en movimiento un armador de nuestros puertos que hace espediciones para las colonias, y la industria de todo género que él anima, no pueden ser conocidos sino de los que tienen práctica de estos armamentos.» « El comercio terrestre, esto es, el del interior del reino, añade la de 1832, es un tercio del comercio general marítimo con el estrangero y nuestras colonias, y solo el que hacemos con estas es un 16 p. 2 del general marítimo, y cuando ni aun el tercio de nuestro comercio general marítimo se hace por buques nuestros, el comercio colonial que de por si solo equivale casi á la mitad del interior, emplea mas del tercio de nuestros buques sin contar los empleados en reesportaciones de frutos coloniales, da destino á cien millones de francos de capitales y ocupacion á dos millones de franceses.» Si por la naturaleza y cortedad de las colonias francesas no pueden obtenerse tales ventajas sino con el monopolio del comercio de ellas, materia habrá de contienda entre los economistas franceses que las creen útiles con tal monopolio necesario, y los que ó por enemigos del monopolio, ó por que con él no juzgan compensado el impuesto que por causa suva grava á la nacion, piensan que las colonias deben ser abandonadas, mirándolas solamente bajo el aspecto económico. Pero qué razon habrá nunca para que la España abandonase las colonias que aun la restan, cuando ellas no solo fomentan poderosamente el comercio y la industria de la metrópoli, sino que despues de costearse á sí mismas ingresan y pueden ingresar considerables cantidades en el erario, y todo esto sin necesidad de monopolio mercantil?

No de ahora solamente, que ni por las leyes se intenta como bien ostensiblemente lo acreditan las colonias españolas, sino de todo tiempo puede decirse que jamás hubo verdadero monopolio colonial en España (1), pues aun cuando alguna vez lo establecieron las leyes y en realidad podia mirarse como natural y aun quizús necesario al principio (2), careció siempre el gobierno de fuerza para la ejeeucion de ellas. La estension de las colonias y la escasez de medios en la metrópoli para abastecerlas y guardarlas, lo impidieron constantemente, y no menos lo burlaron á menudo la corrupcion y el favoritismo de la corte. Hasta mediado el siglo diez y seis la España propiamente no pensó sino en conquistas y en la construccion de puertos y ciudades en América. Cuando á virtud de las disposiciones de Cárlos I.º en 1542, relativas á la casa de contratacion de Sevilla, se quiso reducir el comercio colonial, por el absurdo sistema de palmeos y toneladas, á los doce galeones que cada dos años salian para Portobelo, y á los quince buques de la flota que salian para Veracruz, ya la inmediata destruccion de la escuadra invencible dejó á los ingleses y holandeses en disposicion de seguir con mayor ventaja las hostilidades, que contra los españoles habian empezado sobre las posesiones de estos en América. Entre las proczas de un mismo género que recordarán eternamente la espedicion de Drake, nunca será olvidada la que en 1586 practicó en Santo Domingo, cuya hermosa ciudad edificada por los españoles, para no acabar de ser incendiada del todo. tuvo que redimir por siete mil libras esterlinas la única tercera parte que ya la quedaba ecsistente (3). En 1538 un

(1) Robertson, historia de America, lib. 8.

<sup>(</sup>a) Robertson, historia de América, Lib. 8.
(3) Los fichurios de Druke en Dananá fueron de un pirata priticular, únicamente estimulado por la ambicion y la avaricia, y como cometidos en plena pro de la Ingleitera con la España, la reina Elisabeta mondi restituir porte de lar robos. Posteriormente el estimulo del comercio y de las colonias de los espuñoles y portugueses sestio la general ambicion y avaricia de los inglesas, caya disposicion de espiritas, favorable á empresas navales, approveho Elisabeta preparada á ella, Druke pado ya como almirante de una escandra de 20 lungues continuar en Santo Domingo, Cartuçan y las Ploridas las depredaciones que

corsario frances no habia tenido tanta consideracion con la Habana, la cual redujo á cenizas (1).

En el siglo diez y siete, en que Grocio escribia contra los españoles su tratado sobre la libertad de los mares, y Seldeno escribia otro tratado probando el dominio de la Inglaterra sobre los mares, no pareciendo todavía mucho lo que la Inglaterra, la Francia y la Holanda abatian en los mares del nuevo mundo el poder de la España en sus guerras abiertas, los Filibustiers y Bocamers estuvieron encargados de hacer el resto en los períodos de paz. Tomada alevosamente por los ingleses la Jamaica en 1655 durante el protectorado de Cromwel (2), situó en ella desde entonces la Inglaterra su almacen de contrabando, con que hubieran hecho ilusorio el monopolio si los españoles mismos no les hubiesen sobremanera ahorrado este trabajo. «Vanas eran las prohibiciones de las leyes. La necesidad mas poderosa que ellas hacia concurrir á los españoles mismos á eludirlas. Los ingleses, los franceses, los holandeses fiándose en la lealtad y honor de los españoles que prestaban sus nombres para cubrir el engaño, enviaban sus manufacturas à América, y recibian puntualmente las ecsorbitantes sumas á que se vendian, ó en moneda ó en frutos colopiales. Ni el temor del peligro, ni el aliciente del provecho indujo jamás á un solo español á hacer traicion ó á defraudar à quien habia puesto en él su confianza (3).»

En el siguiente siglo la dinastia de los Borbones ofre-

· [3] Robertson, hist. de America, lib. 8.

mites como pirsta babia hecho en Panamá. Mas así que los españoles pudieron prevenirer, fué vergonzosumente rechazado en Puerto Rica, y en el Darien donde nunrio. Hune, historia de Ingloterra, cop. 4 y 43.

<sup>[1]</sup> Citedo enadro estadistico de dicha isla.

[2] La trum de Jamises fie cara pintroit del gobierao ingles como la de las cuatro fragasas en 1864. Hilábase la España tan en pez con Corottwel como que cr. la primera mocion que hebia reconocido à la republica inglesa 3: ea de envia à Modri I de embajedor à Archona, quien igualmente que su secretario fie abrenda de la companio de la configue de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio del

ció un contraste notable en su proceder con sus respectivas colonias de Francia y de España. Los Borbones de Francia sostuvieron el monopolio hasta el 30 de agosto de 1784, en que permitieron la ida de buques estrangeros á sus colonias con determinados artículos y bajo clásusulas estredas (1). En 1702 Felipe V, cuya mejor descripcion es la de que de nada cuidó ni en la peníusula ni en ultramar (2), concedió ya á los franceses que enviasen colonias á la Luisiana y al Missisipi y que navegasen en la mar del Sud, cuyo

[13] Tan mezquina fué la ampliacion de la libertad del comercio colonial finance en dicho año, como la matera con que generalmente lo hacira tembien las demás naciones. La España sola, dice un ingles, es la que tenia concedida á sus colomas la facultad de llevar al estrangero todas sus producciones, escepturado el cacco. Southey, hist. eronológica de los lada os ocidentales.

Un antiguo magitarulo esprilol, tun constante en su menospercio de las córtes asprilolas, como en sus panegiroso de los Borbones de Espris mientras han estudo en maudo, sin perjuicio de haberles vuelto la espulda canado se atravestron los Bonapartes, encuentra una de las mejoras introducidas por Felipe V en que durante su reimdo la Inquisicion no quemase 6 enviste à pecuido sino mas de 3-coo personas. Sompere, considerariones generales sobre las cantas de la grandeta y decodencia de la monarquia españala, part. 1., cop. 3. Estó á este magitarado espresa si contable studien en el minero de las mejoros de Federa de la contación de la monarquia españala, part. 1., cop. 3. Estó á este magitarado espresa si contable studien en el minero de las mejoros de Federa de la contación de la contación

bajo los reves de la casa de Borbon, cap. 32, año 1721.

<sup>[2]</sup> Heeren, manual de historia moderna, periodo 2., époc. 13. « Este principe indolente, añade, no pudo recuperar la monarquia del abatimiento en que gemia, ni legar à sus sucesores la fuerza que no habia sabido tomar por si mismo; su segunda muger Isabel de Parma no cesó de sacrificar los intereses del estado à los intereses particulares de su familia. » Otro historiador tambien estrangero, nos retrata à Felipe V diciendo: «esclavo siempre de agena voluntad abandonó gustoso la riendas del estado primeramente à María de Siboya y lurgo à Isabel de Parma. Estas dos princesas divigieron esclusivamente los consejos de estado mientras que Felipe con gran celo se ocupaba en tratar de la importancia de los avunos y del ceremonial de las procesiones religiosas. » Adam, historia de España, cap. 33. Equivocase este autor en suparer à la primera muger de Fe-lipe V el mismo ascendiente que à la segunda en los negocios públicos. Esta segunda lo cobró cuando consiguió que su marido cehase à la princesa de los Ur-sinos, á quien la Francia paso, bajo el título de carastera, al lado de María de Sabova pun que dirigirse al gabinete espiñol, y sun lo presidiera à veces en ludibrio v besa de los ministros. En lo que nadie podra equivocarse es en ver, si la indolencia y supersticion de que tanto se acusa á los españoles, son plantas nativas solamente de España, ó son mas bien de estraño engerto, que como de propósito ó por mala ventura se llevaban á la España.

comercio adjudicó Luis XÍV a Śan Maló. El barco de 500 toneladas, que por la paz de Utrecht se permitió á los ingleses enviar anualmente á Portobelo, se ensanchó á 900, sin los demas buques pequeños que quedaban en alguna balita immediata para ir reponiendo el cargamento del barco á medida que se alijaba con las ventas. A consecuencia de esto se establecieron formales factorías inglesas en Cartagena, Panamá, Veracruz, Buenos Aires y otras provincias españolas, por todas las cuales se derramaron comerciantes ingleses (1). Los guarda-costas con que se quiso remediar esto antes de fenecidos los 30 años del privilegio de los ingleses, trageron la guerra de 1739 á 1748 entre la luglaterra y la España (2), durante la cual los puertos

(1) Robertson, historia de América, lib. 8.

(2) Estractemos de un historiador ingles el origen y los sucessos de esta guerra-

El verdadero monopolio lo dió la Espiña á la Inglaterra por el artículo de la paz de Utrecht, en que se obligó á no conceder á ninguna otra nacion privilegio para el comercio de las Indias, y d no enagenar ninguna de sus posesiones coloniales. « El tratado de Buen-retiro de 5 de octubre de 1750, concluido entre don José Carvajal y Mr. Koone, par el cual la España se convino en pagar 200.000 libras esterlinas à los ingleses, y en darles algunos otros privilegios mercantiles en compensacion de sus reclamaciones por el tiempo que les faltase del usicato, poreció haber reconciliado sinceramente la España y la Inglaterra, acabando de una vez sus euestiones sabre el comercio maritimo. De la buena fé de la España no podia quedar duda alguna, porque es menester confesur que S. M. C. se hallaba entonces estremadimente bien dispuesta à vivir en la mejor armonia con la Gran Bretañ i. Lo cual no impidió que en la guerra que prócsimamente se signió entre la Francia y la Inglaterra el almirante Orborne violase la neutralidad de las costas de Espiña, ni que distintos corsorios ingleses robasen el equipage, y maltrotasen à los criados del marques de Pignateli, embajador español en Dinamarea que iban en nu barco holandes » Smollett, continuacion de la historia de Inglaterra que escribió Hume, cap. 7 y 14.

<sup>«</sup>Quajóne la Inglaterra al gabinete de Madrid sobre los prejutios de su conectio con muivo del establecimiento de guarda-costas. El golisemo de Madrid que no queria hierene un enemigo podereno, firendo una convención en el Parla obligadades é pagar en indemnistracion de los sibilidos pártiarios 59 sono Blinas esterlinas, y á que un gran congreso desdides si en los mares de Améries los laques ingleses estadam sagardo a visita en ciertas alturas y en escas particultars. Entretunto que atenido à esta convencion el golismo español agundada la decisión del futuro congresa, el golismo injelas movido par los chomores del pueblo, econ facilitad es aporteró hostilamente de una ciudad, donde no se aguardaban loscibilidades. Mas como la passión de Pottableo no convenis sinos do los amos del Peró, los ingleses despues de haberte acciado de pillage y de haber destruido los fortinas, se erembaracono.

de la América española estuvieron abiertos á la bandera francesa. El pacto de familia con que Cárlos III puso ta España á la disposicion de la Francia, no podia dejar de favorecer el comercio frances en la América española. En el completo desórden del reinado de Cárlos IV los privilegios y los pasavantes daban libre acceso à ella para todo el que sabia los medios de obtenerlos, solicitando alguna gracia por el conducto impuro del favor en aquel hediondo reinado. ¿Cual es, pues, la época en que la España mantuvo realmente el monopolio colonial?

« Indignada la corte de Multid extigá al colarde golvernador de Portobelo, tornó medidos riporras contra los ingleses, y las edearó la guerris guerra que mas que de recoudras faé de corxirios, los cuales respectivamente se enriquecieron con persa, si bien mas los ingleses que los espoñelos. Sin cumbargo, las vertajs de los ingleses no furera untas como al principio ellos ceryeron. La tentada Cómbola, que es decia devendinte de los inacis, y se poso à la celasta de dis. El admirante Anson corpendió à Paira, y el admirante Vernom con una capatición de deiz mil hombres al mando del general Wentuwork se dirigió à Caratgena, cuyas fortines esteriores fueron tomales, apresurándose con esto les sicitodres à despohar inmedizamente un lacro à laplatera dando la seguridad de que la plaza carria presto en sus manos. Pero la plata tenta dondo la segurida de que la plaza carria presto en sus manos. Pero la plata tenta dos la guarda de que la plaza carria presto en sus manos. Pero la plata tenta dia que esto concurs que en tencon el castillo de Son Latros, sino que en una talida que con concurso ejecutó les mató bos, y obligió a de sudovar precipitadmicate una empresa que inferende els robbis producidos basedinactos y miseria. »

Ela escavita inglass il mando de Anson, detinodo di soquere la costa de Cultey del Peré, consignio por medio di cisteligencia, escretare pentrare bioci el istrao del Darien, donde contaba ser spoyada per la espedieson de Vernon Luego que Cartegan lucer evaluida. Perciniciolido el gibierno espedio evió de don trauldas por los temperales sobre el cibo de llormos. Anson logró astrar el nasio que montaba, son el que soquere i encentió a Pariar en la costo del Peri, y en la de Mégico tomó el galeron de Arquilco com mos ile 300.000 llibras estra-limas. El comercio y el ervinó de 1: Espr ha safricron muelco en cara guerro de-mando de la como de la companio del la companio del

de Espiñi, cap. 33.

«Expérise que protto se bará una pública averigación sobre la conducta de aquellas espelíciones que no han tenido mas revuits uye la péridida de muclas sugre y directo ingles, a decia el defensor del vice-almirante Eduardo Vernon en el prefacio de la obra que en vinilencion suya imperimi on Londrate el não 1/4. Halha- en ext obra la carra que al daque de Novembe lívigió Vernon desde estos de la empresa, le escribia, se debido al general Ventworth que manifento no teure expecidad pera su cargo, y al empeño que despues de labor el dades tantas proches de ello balo, sin embergo, de sociento el el mando. »

Aun cuando en algunos intervalos hubiese llegado á mantenerlo, todavía el monopolio español habria carecido siempre de las dos peores circunstancias del monopolio estrangero. La una era que mientras el monopolio estrangero á consecuencia de sus actas ó leves de navegacion privaba ó circunscribia infinito las relaciones directas entre sus mismas posesiones de toda clase, la España las facilitaba largamente entre las suvas (1). Idea bien clara de ello nos da lo que hemos leido en los estados de Humboldt sobre el comercio de N. E., si atendemos á los buques que importaron las mercaderías en Veracruz. Por la nao ó naos que desde 1572 se dirigian anualmente de Manila á Acapulco por el mar Pacífico, la N. E. era surtida de todas las preciosas mercaderías del oriente, «lo cual debe ser considerado, dice Robertson, como una de las principales causas de la elegancia y esplendor conspicuo de aquella parte de los dominios españoles (2). » Las espediciones de las mismas Filipinas al Perú no eran tan regularmente periódicas como las que iban á la N. E.; pero se hacian tambien á ocasiones. Y aunque cuando escribia Robertson, dice este que se hallaban prohibidas, antes v despues se verificaron muchas. Últimamente hasta factores tenia en Lima la compañía de Filipinas.

La otra pésima circunstancia de que careció el momopolio español, fué el de no ser ejecutado, como el de los estrangeros, por compañías mercantiles privilegiadas, que es decir, por doble monopolio, añadiendo el monopolio dentro de la metrópoli misma al que la metrópoli ejercia sobre sus colonias (3). Llámola pésima circunstan-

<sup>(1)</sup> El monopolio establecido por el acta inglesa de auvegacion, no solo comprendia el de la misma surayecion, sino el de importacion y esportacion de las colonias, de las que además la inglaterra no recibia sino productos brutos en cambio de costa que el menergela manufacturados bases en silim o portos. Y san cambio de costa que el menergela manufacturados bases en silim o portos. Y son colonias, perque los baques procedentes de estas no podim enters sino en puertos de Inglateras, Wales 6 bereviche. Edwards, tugar arribo el tudos.

<sup>(2)</sup> Hist. de América, lib. 8.

<sup>(3)</sup> A esta pésima circunstancia todavía la compañía inglesa de la India anadió el fatal ribet del simultanco carácter de sobersina y mercantil, cuya incompatibilidad tan concluyentemente demostró Smith. Investigacion &c., lib. 4, cap. 7, y lib 5, cap. 2.

cia, porque ella lastimando enormemente los intereses mercantiles, llega hasta conseguir que le sea preferida aun la tiranía de un monarca, del cual los ingleses tuvieron tam-Lien convincente testimonio en lo sucedido con la que puede denominarse primera compañía suya de esta especie, que fué la de Virginia (1). Un solo ensayo sé yo que hiciese la España en tiempo de la dinastía austriaca, el cuallo mismo que el comercio de negros para las colonias españolas, debe imputarse á la codicia de los ministros flamencos de Cárlos I. Este ensayo fué el de arrancar las provincias de la Venezuela de la mano de un gefe subio r benefico, don Juan Ampues, que en 1529 habia fundado la ciudad de Coro, para entregarlas á la avidez de los Welsers, banqueros de Ausburgo, á cuyas rapiñas y crueldades fué necesario poner coto, restituyendo dichas provincias à la administracion tutelar de un agente del soberano español, con cuya proteccion los colonos respiraron inmediatamente. Por fortuna á consecuencia de los esfuerzos de la voz elocuente del inmortal Bartolome de las Casas, la duracion del feroz proconsulado de los Welsers no pasó de 16 á 17 años hasta el de 1545 ó 46 (2).

No estoy yo lejos de creer que tal vez puedan ocurrir casos en que para abrir ó fecundar un nuevo manantial de riqueza convenga fiar á una compañía la empresa de un establecimiento colonial por cierto plazo determinado, así como se hace con un canal ó con un camino público: este monopolio, dice Smith, es idéntico al que se concede al inventor de una nueva máguina. ó al autor

[2] J. J. Dauxion Lavaisse, viage citado, cap. 8.

<sup>[1] «</sup>La calda de la composita de Virginia no esció el menos sentimiento en Inglaterra, sai como tamposo esciciron el menor odio en ella los arbitrarios procederes del rey, à cuau de los desengaños y calamidades que el establecimiento bahai producillo. Mis de 150 cono libras esterlinas e habian especidido en la colonia, y mas de 9.000 hombres la hubian sido enviado par la madre paria. Sin celargo à la disolución de la composita sui importaciones anuales no escellande a colonia la composita sui importaciones anuales no escellan de 20.000 libras esterlinas, ni sa población pasaba de 1.800 personas: El efecto de este desmechado estado, fietilando la viana de la corporación, lebe ser miento de este desmechado estado, fietilando la viana de la corporación, lebe ser miental de la mas importante beneficio de la colonia, que fue fueviral nos institucion que babria estab construemente oponiciados é los progresos de sa libertad y properioda Conhame, histo, ciadas, lab. 1, cap. 2.

de un libro nuevo (1). Si fué esta la idea, ó si mas biene fué la de servil imitacion del sistema colonial frances lo que dictó, el establecimiento de la compañía guipuzeoana de la Venezuela en 1722, convertida luego en compañía de las Filipinas el año 1785, no me atreveré yo á decidirlo. Como compañía de la Venezuela si atendemos á sus estados y relaciones, las resultas de ella fueron aumentar la prosperidad del pais, cuyo comercio se enlazó con el de Canarias y el de N. E. (2), mas como compañía de Filipinas lo que ciertamente vemos es que sus

Investigacion &c., lib. 5, cap. 1.

[1] Investigacion &c., lib. 5, cap. t.
[2] Un historiador estrangero nos da la siguiente relacion del manejo de la compañía venezolana «Sus primeras operaciones, dice, fueron leales con respecto à los colonos, y inerativas prun los accionistas. Pero el espírita de desen-frenda codicia, que al cabo se apoltera siempre de las compráises de comercio seclasivo, no trabé en lusecida odiosa à los colonos y al mutópali. Sais agentes descubriendo que les era mas provechoso lucer el comerció con los holandetesde Curazao que con la España, concluyeron por envir muy pocos buques a esta. Curioso es observar como en todos tiempos y pueblos la codicia monstruosa de las compañías esclusivas ha producido resultados idênticos. Es sabido que hace 15 años que los directores de la compania inglesa de las Indias venden licenciaso protecciones a los naturales de ellas. Esta picardia ( porque ; que otro nombre merèce?) ha producido algunos candales colosales en Inglaterra, ya sobre el continente europeo, ya sobre el americano; ella la arminado à los accionistas, al mismo tiempo que se vedaba el comercio a los comerciantes de la Inglaterra, dela Escocia y de la Irlanda.»

Para concretar à la Venezuela lo que en ella realmente ocasionó su compania guipazenana, es menester compararlo con lo ocurrido alli, segua el mismohistoriador, antes y despues de la compunia. «Al principio de la conquista los sistemas de repartimientos de indios y de encomiendas fueron sistemas o especies de feudalismo muy á propósito para la civilización de selvages, incluyendose en: el segundo sistema una clausula que probaba bien el deseo del legislador sobre que no fnesen molestados los indios, cual era que el encomendero no residiese en el lugar de sus encomiendas, sino que como inspector de su buena administracion las visitase de tiempo en tiempo. A pesar de los abusos que se introdujeron en ambos sistemas, los indígenas de la Venezuela, que absolutamente selvages se hallaban en peor estado que los tartaros y beduinos, en vez de disminuirse, como se disminuian hasta casi su absoluta estincion los inmediatos à las colonias inglesas y francesas, se aumentaban, siendo bien de notar que en 1560 la poblacion de Maracaibo ascendia ya por la constancia estraordinaria de los colonos españoles, casi mercantilmente incomunicados con la metrópoli; á 15 ó 168 almas... Si esto sucedía antes de la compoñía guipuzcoana, desde que ella fué abo-Ilda en 1788 «la poblacion de la Venezuela se habis idolido en el corto espacio de 29 años; en el de 1809 era ya de un millon de almas. El aumento de riqueza habis correspondido en la misma proporcion; cora quena recible, concluye dicho historiador con el buen sentido que ordinariamente muestran los estrangeros hablando de nosotros, bajo un gobierno vicioso por tantos aspectos. Dauxion Lavaisse, viage y capitulos citados.

resultas no han sido otras, segun la suerte general de tales establecimientos en todas las naciones (1), sino la ruina de los accionistas y el fausto y caudales de algunos de sus funcionarios y agentes. Verdad es que en tan triste écsito han influido poderosamente las estafas del gobierno, de las cuales la compañía no encontraba otro modo de indemnizarse que estafando á su vez al público con nuevos privilegios de monopolio de introducciones de generos prohibidos en la península, con cuyos nuevos privilegios no menos defraudaba al erario que al público, sin que por ello todavía adelantase otra cosa que el sostener el anarato de su administracion y la vana sombra de su nom-. bre, lo que bastaba para que los empleados cobrasen sus salarios. Si siquiera los 240.000.000 de reales á que ascendió el primitivo capital de la compañía, y que se dice ser cantidad igual á la que el gobierno debe á la compañía, se hubiesen invertido en beneficio de las islas Filipinas, y en promover por medio de ellos el comercio español en oriente, ¡cuan distinta no podria ser hoy nuestra representacion en aquellos mares!

Las islas Filipinas, decia un estrangero que las visitó en 1797, esto es, cuando aun posciamos tranquilamente toda la América del Sud, son indisputablemente entre els gran número de colonias españolas una de las mas importantes. La posicion de estas islas, su fertilidad, sus producciones las hacen estremadamente à propósito para un comercio muy activo.... Inmenso podria ser el que hiciesencon la China, Cochinchina, Cambaya, Borneo, las Molueas, la costa de la India y de la América... Fomentándose en ellas el cultivo del arec y de la pimienta se tendrianlos artículos de primera necesidad en la China, que esta recibiria en cambio de sus sedas con preferencia à recibirlos de los ingleses, porque les saldrian mas baratos, y no ten-

Cotéjes como se quien el sistema de mitas y el de encomicadas de indice, de que babla est autor, con la eschavitud en que por egemplo los hotentotes ginicena batas ser redimidos de alla en 1828, y deduzease lo que en buena lógica procede.

[1] De mas de cincuenta compañis de esta clase, de que pauch hacres memoria en Europa, todas ó casi todas han senhado por la hancarrota, dice Smith parovado en la suoridad de escritores franceses. Invastigación 6c. 18.4. 4, c. op. 7.

drian que entregar por ellos plata alguna de la que los ingleses logran estraer, burlando las prohibiciones de los mandarines. Manila puede llegar á ser el almacen general de comercio de la China, no solamente para los españoles, sino para los estrangeros todos, que vendo á Manila y encontrandola provista de las mercaderías de aquel imperio. que tan fácilmente pueden ser llevadas por el cabotage filipino y los juncos ó champanes chinos que todos los años van de Emouy, se aborrarian la pérdida de tiempo y los gastos de travesía y los de factoría y estada en Canton.... Mas para lograr todas estas ventajas, conviene empezar por poner antes la colonia bajo un pie respetable de defensa con tropas europeas, destinar un cierto número de fragatas que impidiese las piraterías de los moros, y desembarazar el comercio por un buen arreglo de la tarifa ó arancel de la aduana... Si para estimular la industria de los indios. que libremente ejercen alli todo oficio, conviene asímismo tolerar la residencia de algunos chinos, y aun la de algunos estrangeros, es preciso obrar en esto con gran prudencia, no sea que tales huéspedes acabasen por echar de allí á sus benévolos receptores... Los españoles no deben olvidar que los ingleses, ansiosos del comercio de todo el mundo, no pierden de vista á Manila ocupada ya temporalmente por ellos, sienten haberla dejado, y si segunda vez se apoderasen de ella no volverian á soltarla. Piensen, pues, seriamente los españoles en conservar las Filipinas; su pérdida les seria irreparable. Vale mas prever oportunamente las consecuencias de un daño antes de haberlo sufrido, que pensar en él ya cuando es imposible evitarlo.» En medio de tales consejos el escritor que los da, tiene la bondad de advertirnos, que habria sido de desear que los franceses hubiesen podido obtener la cesion de las islas Filipinas que el gobierno español trató de abandonar en tiempo de Felipe II y Felipe III, y cuya cesion á los franceses habria sido tan útil á estos, como á la colonia, segun el testamento del cardenal Alberoni (1).

<sup>[1]</sup> Guignes, viages à Pekin, Munila y la isla de Francia, hechos en los años de 1784 à 1801.

En la indefinible escasez, ó mas bien privacion absoluta de noticias de las islas Filipinas en que nos han tenido la compañía y el gobierno, mucho debemos agradecer los datos estadísticos dados por algunas personas laboriosas. que para redactarlos aprovecharon la oportunidad de su residencia en las mismas islas y de su ocupacion en algunas corporaciones de ellas, y para publicarlos aprovecharon la libertad de imprenta del régimen constitucional. Estas personas fueron el padre Villacorta, comisario de las misiones de religiosos agustinos en Filipinas, y don Tomás Comin, empleado de la compañía. Productivas las islas Filipinas de oro, de carey, de nacar, de perlas, de añil, de algodon, de seda, de azucar, de café, de maderas preciosas, de cera, de miel, de pimienta, de cacao, de canela, qué prospecto no presentan para quien sepa beneficiarlas! Ignoro yo si en ellas se ha ensavado eficazmente la produccion del té, que en oriente se cosecha en otros parages fuera de la China, como Tonquin, Cochinchina y las montañas del Japon, lo cual si prosperara, va se ve de cuanta utilidad pudiera sernos. Pero lo que no tiene duda es, que la situación de ellas á la puerta de dos imperios tan industriosos como la China y el Japon ofrecen la mayor comodidad para atraer á su domicilio naturales de dichos dos imperios, los cuales podrian trasladar á las islas Filipinas todo género de manufacturas y de métodos de sus patrias respectivas; manera la mas pronta y segura de que los europeos se iniciasen profundamente en todos los abscónditos misterios del trabajo y de la fabricacion oriental (1). Si asf Megásemos á obtener en las islas Filipinas mahones, muselinas, porcelanas &c., iguales á los de la China, ¿ no dejariamos de quejarnos de que el oro y la plata vayan á encerrarse en esta substrayéndose de la circulacion?

Desde luego ya con la China hacen las islas Filipinas algun comercio llevándole los artículos que menciona Comin. Pero aun hay otro de que pudiera sacarse un gran-

El número de individuos de casta sangley ó china ascendia ya en Filipinas, segun Comin, el año 1810 à 126.279; y es la parte de la poblacion que ejecce mayor industria.

partido, segun lo que me ha informado un amigo mio de gran talento y saber, á cuyas prendas juntaba las observaciones prácticas que habia hecho por espacio de 20 años que estuvo empleado en varios de los principales destinos de Manila. Yo no se si por causas morales provenientes de la religion de las autoridades de las islas Filipinas, ó porque en estas se participe de la idea que de los malos efectos del opio tiene el gobierno chino, ello es que el opio no se cultiva ni se permite cultivar en las islas Filipinas, donde pudiera tenerse mucho y de buena calidad. A pesar de la prohibicion y de las penas del gobierno chino, los naturales de aquel imperio son tan aficionados al opio, acaso como única compensacion de los vinos y licores europeos de que no usan, que eludiendo la vigilancia del gobierno y arrostrando la severidad de las leyes no solo consumen opio, sino que el consumo va en una progresion estraordinariamente creciente segun puede verse en los estados de los años de 1817 á 1828 que ha insertado Culloch en su diccionario práctico, teórico é histórico de comercio y de navegacion mercantil, publicado en Londres el año 1832. En el último tiempo de dichos años, esto es, de 1827 à 1823 la importacion del opio de la India en la China sin contar la del opio de Turquía, que tambien es muy considerable, ascendió nada menos que á 2.500.000 libras de peso, que valieron 2,248.609 libras esterlinas, las cuales componen cerca de once millones y cuarto de pesos fuertes, Ahora bien, si aprovechásemos la mayor facilidad que para introducciones clandestinas presta la corta travesía de las islas Filipinas á la China respecto á las navegaciones que los ingleses tienen que hacer desde su India, ó los turcos ú otros desde Smirna, que es el puerto de donde se lleva la mayor parte del opio de Turquía; ¿no bastaria el lucro de este ramo para la prosperidad de las islas Filipinas, y para que en ellas y con ellas mantuviésemos un comercio floreciente? Introducida ya fa necesidad del opio en el imperio chino, que ha de satisfacerse con procedencias de afuera, ¿diráse todavía que nada se tiene que Hevar á aquel enigmático pais, y que para los cambios con sus mercaderías no hay que pensar sino en moneda que, corre á ser sepultada allí?

La apreliension de que esta suerte, que generalmente era la de todo el comercio que se hacia con oriente, acabase con los metales preciosos que circulaban en Europa, ha hecho clamar a muchos contra el comercio de la India, como perjudicial á los europeos. No lo juzgó así Smith, aun cuando siempre estimó mas ventajoso el comercio con la América (1), ni lo juzgarian asi las naciones que se enriquecieron con él desde las cruzadas y el descubrimiento del cabo de Buena Esperanza, lo mismo cuando la moneda iba á encerrarse á la India, que cuando los ingleses mas atentos á regularizar allí las contribuciones, que á abolir la esclavitud que tanto prevalece especialmente entre los malrometanos, han encontrado con los impuestos que ecsigen y perciben en metálico el modo de no tener que llevar nroneda á aquellas regiones (2). Tampoco lo juzgarán así los que en los metales preciosos no vean sino mercaderías como otras cualesquiera, sin mas ventaja que la de su mayor aptitud para proporcionar todo genero de trueques convenientes. Y cuando por entre estos trueques hayan de buscarse aquellas cosas que han llegado á tomar el carácter de necesidades de la vida social de los europeos, no sé yo que mejor destino pueda darse á los metales preciosos, que el de procurarnos por medio de ellos las cosas con que estas necesidades han de satisfacerse y que no satisfacen por si los mismos metales preciosos.

Mas cualquiera que sea la fuerza de los argumentos contra el comercio de la India en general, cuaudo ellos no tienen aplicacion alguna contra el que nosotros podemos hacer con las sislas Filipinas, y desde ellas sin inconvenientes de ninguna espocie y con palpables beneficios del comercio europeo, ¿dejarémos desaparceer la bandera española de todo el Océano indico, donde por su naturaleza insular las Filipinas le presentan un punto de cómoda defensa, y sin los enemigos que dentro del continente mismo presenta á los ingleses su India?, ¿dejarémos que la

<sup>(1)</sup> Investigaciones &c., lib. 4., cap. 1.

<sup>(2)</sup> Veanse los apendices de Marles à su historia de la India antigua y moderna.

perla del oriente se nos escape de las manos con oprobioigual al que sufrimos cuando se nos escapó el paraiso de las Indias, la Trinidad de Barlovento (1). Al gobierno que por apatía siga abandonando mina tan copiosa de pública prosperidad, ó al que de otro modo peor consumase su abandono, ó consintiese su pérdida para la nacion espafiola, poco seria maldecirlo, faltando ciertamente voces que espresen su ineptitud ó su traicio.

El agradecido suelo de las Indias Filipinas, dice un hombre que lo ha conocido mucho, ha admitido cuantas mejoras han juzgado darle sus dueños. El único alimento que encontraron los españoles á su arribo fué arroz, mijo, patatas, cerdos y gallinas. Pero despues se introdujeron el trigo (de que se cugen abundantes cosechas) y la mayor parte de los frutos de la península, y de N. E., que han prosperado en él. La misma prosperidad se ha logrado en los caballos y otros animales que sucesivamente se han ido introduciendo, cuya propagacion ha sido abundante y general.»

La industria fabril, aunque contraida en su mayor parte à articulos comunes, no ha dejado de generalizarse. En las provincias de Tondo, Laguna, Batangas, Ilocos, Cagayan, Camarines, Albaí, Antiques y Zebu se fabrican inmensas sumas de pañuelos, sayas, colonias, mantelería, colchas y otros varios tegidos que dan ocupacion á un número incalculable de telarcs dirigidos por los indios, cuya natural disposicion para toda clase de manufacturas de ropas, así ordinarias como finas, es admirable. Se fabrican sombreros de algunas plantas, como el bejuco, cl nito y la sombreros de algunas plantas, como el bejuco, cl nito y la

<sup>(1)</sup> Los ingleses que so color de establecer el foro revolucionario de las colonias españoles en la tivil de la Trinidad, se valieron de los fernacesta y españoles (es de suponer criollos) turbulentos que habis en ella, vieron repentuamente é estos convertidos en factivos anglemanos con solo sabre que la Gran Bretaña seria la dueña de la inla. Es singular que ó per el estindado de la resulticion por prete del gobrendor Electron, y esperi-inente del comundatute de la ecuadra, Apolene, ó por algun otro misterio, que no es facil de espicar, las atunidades mase una junta, que reductira engras a las atuniciones autoridos espendolas sobre la entrega de la itala, y que pras presentes los cargos en Madrid la junta envise un comisionado à as quella corte. Duetario Lacargos en Madrid la junta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario Lacargos en Madrid la punta envise un comisionado à seguela corte. Duetario de la cargo en la

eaña. Las mugeres (que son muy industriosas y de una paciencia singular) se dedican á la elaboración de los célebres bejuquillos ó cadenas de oro afiligranado; y sus bordados, encajes y calados sorprenden por su igualdad y belleza,

"El comercio de cabotage es bastante activo, pero el esterior se halla en la mayor decadencia, á causa (entre otras varias) de la separación de las Américas con las que tenjan estas islas su principal giro. La ciudad de Manila es el centro y depósito de todos los artículos mercantiles, y en su espaciosa bahía fondean buques de Europa, Asia, África y América, saliendo tambien de ella para España, Francia, Inglaterra, Estados-Unidos, China, Cochinchina y otros varios puntos. Los principales artículos de importacion son ropasquincalla, loza, vinos, fierro, clavazon &c., y los de esportacion azucar, cacao, canela, pimienta, tabaco, café, cera, añil, palo-tinte, nacar, carey, algodon, arroz, ébano &c. En todo el año de 1829 entraron en Manila para el comercio de cahotage 890 naves, y salieron 823; y para el comercio esterior entraron 199 y salieron 123 naves españolas y estrangeras, segun resulta del estado de dicho año, que formó la administracion general de la real aduana de Manila (1).»

Si se objetase que mal se aviene el ser las islas Filipinas mina tan copiosa de pública prosperidad para la España, con lo peco que ellas han rendido hasta alora y con que aun en 1810 no dejaron mas remanente líquido para el erario nacional que el de pesos 445.444, 5, 2 (2),

Administracion espiritual de los podres agustinos calzados de la provincia del dulce nombre de Jesus de las vilas Filipinas, dada á luz en Valladol del año 1833, por fr. Francisco Villacorta.

<sup>(2)</sup> Conin, cludo estado de las idas Filipinas en 1810. Este resultado no procee conseguido hasta despues que en 1789 v. stance é tabaro, cuyo ramo drio liquido 5 6 751 pesos, 5, 11, sobre un producto total de prosa 957.894, 7, 5, que es casi el doble, lo real up per si solo basturia para probar el desacieto del estanco en supellas islas, donde se produce mecho y bara tabaco, á lo menos emprudo con el de Virginia, de general consumo en España, cuyo gobierno lo compra pera venderlo al problo tambien por estanco. Ya que se quien que est subsista en la posituala, por vidriar mas el que para sutrifia se promovige. Is libre produccion del tubeco en Filipinas, y su no se entregaria á estrangeros el dinero que poste querta dentro de las posicious, posted que de destruto de la posteda para destruto de la procisione sucionales de contrata de la contrata de

no hay que quebrarse mucho la cabeza para una concluvente respuesta. ¿A la Habana y Puerto Rico no se estuvieron enviando situados hasta ahora pocos años? ¿Y se dirá por ello que estas islas carecian de recursos naturales, lo cual era la verdadera causa de que gravitasen sobre el erario?; De donde sacó sus recursos la Costa-firme cuando espiró la compañía guipuzcoana de la Venezuela? La misma compañía de Filipinas conociendo la impotencia que la tenia reducida á no dar casi otras señales de vida que las de sus juntas formularias con el solo objeto que arriba hemos dicho, no fué quien provocó que el puerto de Manila se abriese á los estrangeros, con lo cual creyó poder componer el ser ella, no obstante, la principal introductora de caldos y efectos de Europa? (1). A virtud de las solas franquicias arrancadas á la nulidad de la compañía ya dichas islas se costearon en breve sobradamente sus gastos, tuvieron una marina mercante de 10 á 12.000 toneladas de á 20 quintales cada una, y sus buques comenzaron á frecuentar los puertos de China, de Java, de las costas de Coromandel y Bengala, y la isla de Francia, á que solo iban antes los estrangeros (2). Sucesivamente el comercio y la industria de las islas Filipinas han ido tan rápidamente creciendo, como que sobre el aumento que ya habian adquirido en 1827, todavía en los tres años posteriores, esto es, en el de 1830, las importaciones y esportaciones casi fueron dobles de las de 1827. Las importaciones subieron á

(2) Comin, estado citado.

<sup>(1)</sup> Comin refiremlo que de resultas de cuta providencia los estrangeres llevaron inmediatramente dodo los vinos que as consumian en las tidas, notó y la critica y embarazosa posicion en que se hallaba la compañía entre el monopalio y la libertad. Perce como empleado de la compañía abaçe de afore de los pracios y la compañía entre el monopalio y la libertad. Perce como empleado de la compañía abaçe de afore de los el mismos y el pastre Vilhacora y que sucaron las córtes, cual cra que lo urgente para el bien de las islas esta aboli la compañía. Si los estrangeros libraban vinos, por qué no los bubian de llevar tembien los españoles cuando no temiseen que sus tropicaso con la compañía fuesem mayores que los de los estrangeros? La desem representado perentoria de que ni los españoles rebusan la navegación de las islas los tempos de la compañía de la com

1,562,522 pesos fuertes en mercaderías, y 178,063 idem en moneda, y las esportaciones á 1,497,621 en mercaderías y y 81,352 en moneda, lo cual en dicho año de 1830 da un movimiento general de comercio por valor de 3,320,158 pesos fuertes (1).

Confrontando este último estado de las islas Filipinas que nos ofrece una práctica evidencia del punto de esplendor y utilidad á que pueden ser llevadas, con el que ellas tuvieron durante el monopolio de la compañía, tendremos un convencimiento irresistible de que cualquiera que fuese el motivo que impelió á la formacion de esta, y cualesquiera que sean las circunstancias que autoricen los privilegios esclusivos de asociaciones semejantes en el principio de una empresa, los privilegios esclusivos deben ser siempre del menor plazo posible. ¡Privilegios esclusivos! Hé aquí el virus mas pestifero con que toda industria fallece, y con que generalmente todo largo monopolio colonial se convierte en detrimento cierto, no solo de las colonias, sino tambien de las metrópolis. Leve muestra de ello nos parecerá todavía lo sucedido con la compañía de Filipinas, si lo comparamos con los resultados de otras compañías semejantes en el estrangero. Si la compañía inglesa de la India oriental hace pagar à los ingleses el té à precio doble de lo que lo pagan otras naciones, lo cual equivale á cargarlos con una contribucion de once millones de pesos fuertes al año. la discusion que en marzo de 1831 hubo en el parlamento ingles sobre los derechos de la madera del Canadá, puso patente un hecho peregrino; á saber, que el monopolio de la compañía de las Indias occidentales sobre dicha madera dejaba una ganancia tan ecsorbitante, que daba lugar á que se llevasen maderas del Báltico al Canadá para ser luego conducidas como del Canadá á Inglaterra. No obstante los privilegios que se fueron acumulando sobre la compañía de la India oriental, á duras penas se ha podido muchas veces no hacer otra cosa que solapar su verdadero estado de insolvencia, y esto á costa del perjuicio universal del

<sup>[1]</sup> Registro mercantil publicado en Manila y estructado por Culloch en su citado diccionario.

comercio ingles. Entre los cargos que ya en 1694 publicaron contra ella los comerciantes particulares, « por los escándalos que daba contra la religion, por la deshonra que atraia sobre la nacion y por su violacion de las leyes, opresion del pueblo y ruina del comercio, » habia además una demostracion perentoria de esto último por los hechos materiales con que los esponentes probaban « que dos solos buques particulares habian esportado en un año mas manufacturas de la Inglaterra que las que la compañía habia esportado en tres años, » y eon la oferta que hacian «de esportar ellos en un año mas de lo que la compañía habia esportado en cinco, así como de dar el salitre por menos de la mitad del precio corriente, y empleando siempre harcos ingleses de ida y vuelta, lo que no hacia la com-pañía (1); a tales esposiciones y demostraciones no podian deiar de ser inútiles teniendo la compañía su plan organizado de perenne sohorno para con los altos funcionarios del gobierno (2). Monstruosidades parecerian estas sin igual, si todavia no apareciesen refinadas en el cálculo con que la compañía holandesa, para mantener caras las poeas especias que le acomodaba traer á Europa, quemaba el remanente de ellas en sus islas de la India. arrancaba deliberada-

[1] Santlet, continuación de la historia de Hune, cop. 4. En el diurio frances de concreio de 3 de julio de 1833 puede verse un bovpaejo tomado de petiólicos ingleses así del número de empirados de la comprisa de la India, como de las intrigas y desórdenes que median en su companiento. Los empleados que entre la como fiás y su oficia de intervolucionario de concentra de como partir de la companiento. Los empleados que entre la como fiás y su oficia de intervolucion.

nomiento. Los empiesaos que entre la comp nia y su olicina de intervencion (borrd of comirol), dependencia del golicirio se nombrati, llegan à 200-000. La importancia que à algunos de los empleos se da es tal, que Castlereigh negoció en cierto ossision uno de ellos por un voto en el Parlamento.

[2] Mill, hist. de la India inglesa, tom. y lib. 1, cap. 5.

El 186 184; fue mitigado el rigor del primitivo monopolio de la computationica de la computationica del militar orientales. Mar luego se reconocienta la vantipia de la concernencia del comercia. Las eporticiones inglessa es 184; para la India y la Chian pararon de 2.590.331 libra esterbinas. En 1866 las exporticiones ascendieran y ai 4,739.339. Los retornos 6 importaciones de los mismos destinos ma lacitarre el año 1844 fueros de 7.38.385 libras esterbinas, en 1866 fueros 8.02.38.35. El valor de algodones materia turodos de toda especie que de Inglaterra se envisiono à la India en 184 fueros de 7.09.385 libras esterbinas; en 1866 fueros 8.02.385. El valor de algodone materia fundo de sidvette que en Bengala no se vendám ya los trijdos de algodone en cas deltima épera vision por el terció del precio que tenía en 1844; y los años per

mente los árboles que multiplicaban los productores, y esterminaba la poblacion hasta el punto de que no quedase sino la precisa para que las guarniciones de sus fuertes y los marineros de sus buques tuviesen el necesario alimento y servicio (1).

«En la primera época de la compañía holandesa de la India que comprende el espacio de un siglo desde fines del diez y seis hasta el año 1693, presento la compañía estados de grandes ganancias de monopolio por considerables dividendos á sus accionistas, aunque para obtenerlas se subordinó el interes de la colonia y todos los demás intereses al interes de la compañía. La segunda época, que comprende el espacio de otro siglo desde 1693 á 1795. presentó á la compañía, no ya únicamente como mercantil, sino como potencia, que con sus gastos militares y administrativos llegó completamente á arruinarse, aunque pa-Liaba su insolvencia por medio de empréstitos, con que pagaba á los accionistas los mismos dividendos que antes, Desde 1795 la direccion colonial estuvo incierta hasta que de 1808 à 1811 el gran pensionario Schimmel-penninck adoptó el sistema de que la administracion civil y militar de las posesiones índicas estuviese subordinada al gobierno de la metrópoli, con lo que el monopolio de la compañía cesó de pesar sobre unos paises, á quienes por tan largo tiempo habia abrumado con su cetro de hierro.»

"Muy lejos me hallaria de intentar la apología del sistema seguido por la compañía, aun cuando la esperiencia no tuviese ya acreditado todo lo absurdo de él. Sé que es desgraciado todo país donde su gobierno hace comercio, y no tiene otra mira que hacerlo. Así se vió en la administracion de Java, ora fomentando el cultivo de un cierto ramo de produccion, ora el de otro ramo diverso que la dejaba mayor lucro, y obrar de la misua manera con respecto á lo que á los productores dejaba disponible del fruto de la industria de ellos. Cuando un artículo era demandado, o prometia segura salida, la administracion se

<sup>[1]</sup> Smith, investigacion &c., lib. 4, cap. 7.

reservaba el monopolio, y si las grandes ganancias desaparecian, volviase à deiar libre el comercio hasta que con las ganancias volviese tambien el monopolio. Cuando los precios parecian altos, la esportacion era prohibida, y la prohibicion no cesaba hasta que su resultado era indiferente... Si mientras la compañía fué únicamente mercantil. su interes no era otro que el de obtener baratas las mercaderías sin cuidarse de la suerte de los productores, luego que tuvo va derechos asentados sobre el territorio, su conducta debió ser distinta. Pero entonces el apego á hábitos precedentes, el interes de las notabilidades de la administracion colonial, y la ignorancia de la metrópoli acerca de lo que en la Índia pasaba, fueron otras tantas causas de continuar antiguas rutinas.... Hasta el gobernador general Daendels hubo un escandaloso desórden que no pudo menos de cortar dicho gobernador, aunque él mismo no era ciertamente muy desinteresado. Varios empleados que por sus nombramientos tenian que pagar una cantidad determinada, ó un tributo anual mayor que todo su sueldo, se indemnizaban de este gravámen, y hallaban medios de juntar grandes caudales con adealas ilícitas. Consistian estas en los regalos que se hacian dar de los gefes indigenas, de los chinos &c.; de creces ó escesos de pesos de las mercaderías que entraban y salian de los almacenes; de mitas (corvecs) que ecsigian á su favor &c. El arriendo de los tributos en lo interior solia pertenecer esclusivamente á algunos chinos ricos y privilegiados, á quienes se concedia mediante sacrificios de que no se aprovechaba el tesoro público, y de que los arrendadores se reembolsaban à costa de los contribuventes. No menos abusos se notaban en otra multitud de cosas, cuales eran las esacciones y concusiones que se permitian los mismos gefes indigenas, las mitas para servicios particulares, y el desórden en la administracion de los bosques del estado, de las salinas &c. (1) »

La compañía de la Habana establecida por real cédula

<sup>[1]</sup> Hogendorp, ojenda &c., cap. 2, 8 y 12.

de 18 de diciembre de 1740, ofrece una particular observacion respecto à la especie de monopolio ejercido por la España en sus colonias, comparado con el que han ejercido otras naciones en las suyas. Un comerciante de Cádiz, Ilamado don José de Tallapiedra, obtuvo en 1734 un privilegio, traspasado luego al marqués de Casa Madeid, para proveer de tabacos de la isla de Cuba á la fábrica de Sevilla. Apenas lo supieron los hacendados habaneros, á cuyo frente se puso don Martin de Arostegui, ocurrieron al gobierno español por medio del ayuntamiento alegando la preferencia que debian tener por ser los naturales del pais, y por consiguiente los mas interesados y mas á propósito para hacerlo florecer. Su solicitud fué atendida, y compuesta la compañía del capital de un millon de duros por acciones de á quinientos, una de las cosas determinadas en la real cédula de ereccion fué que el presidente, los cinco directores, el contador, el tesorero y todos los demás empleados de ella, escepto un factor que habia de tener en Cádiz, fuesen naturales ó vecinos de la isla de Cuba. En este estado el privilegio le fué ampliado, no solamente á ser la compañía quien condujese y vendiese á la real Hacienda en Sevilla los tabacos estançados en la península, sino tambien al comercio todo de la isla, y á la construccion de baieles mercantes y de la marina militar de la misma isla. Esta compañía que nada prosperó á pesar de sus privilegios, ni en nada hizo prosperar al país, puede decirse que espiró por el reglamento de 1767, llaniado de comercio franco para toda la isla, y mucho mas por el del año 1778, llamado reglamento de comercio libre para toda la América con los puertos habilitados de la península, sin embargo deque sin saberse por qué ni para qué, se oye todavía el nombre unicamente de una junta de gobierno de la compañía de la Habana en Madrid.

Cuanto los hombres mas se separan del órden á que aun hasta dentro de las sociedades los sugeta la naturaleza, otro tanto mas se esponen á terribles reacciones contrarias. La industria podrá aucsiliar mucho á la naturaleza, ó por mejor decir, la industria podrá sacar un granpartido de los bien calculados aucsilios de la naturaleza.

Pero nunca la fuerza humana llegará á alterar una lev física que está sobre el alcance de su accion, y si alguna vez procediendo contra ella le parece que logró dominarla, siempre será de temer que esta violencia pasagera tenga que ceder estrepitosamente al mayor impulso que obra para destruirla. Entre las leyes de la naturaleza está determinado que ninguna población pase mas allá de los límites de su subsistencia. La industria humana siempre que se estribe sobre ciertas leyes naturales conseguirá estender útilmente estos límites, aprovechando todos los medios de beneficiar los campos y de emplearse en otros trabajos duraderos; y duraderos naturalmente serán aquellos que produzcan manufacturas, cuyo consumo pueda estimarse asegurado. Esto, en mi concepto, se habria conseguido con solo dejar al comercio en completa é indefinida libertad, sin que los gobiernos interviniesen, á lo sumo, en otra cosa que en dar, las raras ocasiones que fuese necesario, direccion hácia algun particular ramo, que por el conjunto y superioridad de datos que pueden influir en sus previsiones, juzgasen mas conveniente. El sistema prohibitivo y restrictivo que han adoptado generalmente las naciones, ha desconcertado todo, empeñándose con tenaz porfía en sustituir su antojo al curso sencillo de la naturaleza. En todos los países se ha querido producir todo para no tener que cambiar nada con otros. El antejo ha sido vano frecuentemente en productos de la tierra; pero se ha insistido en él con respecto á manufacturas, como si á estas no destinase tambien la naturaleza sus mas propios talleres, donde el cimiento de ellos estuviese mejor afianzado sobre las mismas producciones del terreno. ¿Y cuales han sido las resultas? Por algun tiempo se han estendido los linderos artificiales de la produccion de manufacturas y manufactureros, pero luego comenzó á sentirse el embarazo del aumento facticio de poblacion con precaria subsistencia, consiguiente al embarazo que ocasionaba el aumento de manufacturas sin mercado. ¿ No es esta plétora de mercaderías artificiales la principal causa, reconocida hoy tanto en Inglaterra como en Francia, de la obstruccion que suele padecer su comercio por falta de

proporcionados consumos?; Y si esta plétora que alioga va las dos mas industriosas naciones de Europa, llegára à generalizarse en todas las naciones del orbe, ¿qué seria de la parte de poblacion de que ella procede? Si los liàbitos ó las preocupaciones no retragesen á los chinos de estender por todo el mundo la navegacion y el comercio que hacen en el oriente, podria muy bien asegurarse que acaso no tendrian necesidad de recurrir á medios violentos de deshacerse del sobrante de su poblacion, y que probablemente de esta manera tambien se habria evitado una parte del sobrante de otras naciones de Europa, Siempre es digno de advertirse que la poblacion é industria china no han sido adquiridas en fuerza de leyes prohibitivas, como quizás lo imaginan los que solo consideran la singular prohibicion de admitir estrangeros en aquel imperio. En la China, dice un viagero observador, no hay prohibida la introduccion de otra cosa sino del vidrio y del opio, y la de este último artículo por medida de policia, estimándolo perjudicial. De estraer no hay tampoco mas prohibiciones que las del vidrio, del arvoz como comestible tan necesario alli, y del oro y de la plata como primeras materias indispensables. El oro no es reputado moneda, sino pura mercancia, y esta es sin duda la razon de que su precio no está en la China con respecto al de la plata en la misma proporcion que en los otros paises del mundo. Aun la prohibicion de estraer estos metales tiene por obieto principal el que no se los lleven aquellos que para siempre emigran del imperio, pues que á los comerciantes no es difícil conseguir el permiso de estraerlos. Todos los demás artículos, manufacturados ó no, son de libre importacion y esportacion (1).

En lo físico ¿qué gana con la vida el hombre destinado á pordiosear, ó á estar diariamente asaltado del temor de llegar á pordiosear de un momento á otro? La progresiva frecuencia de los suicidios en Europa lo denuestra, así como en la China lo demuestra la suerte de aquellos á

<sup>[ 1 ]</sup> Charpentier Cossigny , viage à Canton.

quienes hay que despedir del mundo en el instante mismo que vienen á él. Y en lo político ¿ qué ganan los gobiernos con poblacion meramente proletaria ó en inminente contínuo peligro de ser reducida á esta clase por falta de ocupacion? Algunas de las asonadas de Francia y del reino unido de la Gran Bretaña nos pueden convencer de ello. Temase siempre de la miseria, provenga de donde provenga, por aquella regla del poeta Silio Italico, sceleri proclivis egestas, que bellamente comentó un sabio moderno diciendo que el hambre era eficaz refrenatriz del bien y poderosa instigatriz del mal (1). Y si por carecer de industria los bárbaros de un pais, que era llamado officina gentium, recurrian á guerras devastadoras, que en avenidas tremendas empleasen una poblacion que no sabia aprovechar los recursos naturales de su propio territorio; ¿á cuantas otras guerras no ha llevado y llevará el sobrante famélico de poblacion, que no habria si nuestra industria actual se hubiese circunscripto á los verdaderos recursos naturales del pais, y no hubiese subrogado á la indeficiencia de ellos la fugaz. creacion de medios insubsistentes?

Mas por sólidas ó filosóficas que sean, como á mí me lo parecen, estas mácsimas, ello es que las naciones todas se obstinan en mantener prohibiciones ó restricciones mercantiles, lo cual realmente si en unas fuese preocupacion, en otras puede ser necesidad. Cada prohibicion ó restriccion se me figura un rudo golpe de mazo con que se abolla ó desafina una balanza, la cual, para volver á ser templada, ha menester otro contrario golpe; ó bien un obstáculo lateral que se pone para estravasar un rio, que si de suyo no tiene bastante fuerza para profundizar su alveo, reclamará otro obstáculo opuesto que encajone su corriente natural. Así las prohibiciones ó restricciones mercantiles, establecidas en una nacion, vienen á ser como los ejércitos permanentes. Nadie deja de conocer que estos devoran la subsistencia de los pueblos, pero el derecho de propia conservacion los mantiene entre naciones, que no quieren es-

<sup>[</sup> a ] Cárlos Botia, hist. de la Italia desde 1789 á 1814, lib. 5.

ponerse á luchar desventajosamente unas con otras. Del mismo modo se mantienen en defensa de unas naciones contra otras las prohibiciones y restricciones mercantiles, con las cuales, además del equilibrio industrial que por primer término se busca, hallan los gobiernos las rentas de aduanas, que ecsoueran á los pueblos de otras contribuciones de distinta especie. Tales razones alcian infinito. sino la desvanecen del todo, la esperanza de libertad indefinida de comercio, contra la cual se han declarado tambien abiertamente los economistas que admiten el sistema de proteccion de industria nacional, que no viene á ser otro que el restrictivo, sistema medio entre la libertad y la prohibicion (1). Y mientras la libertad absoluta no llegue á establecerse, nada puede ser mas conforme al régimen vigente sino que las colonias, sobre las cuales nunca debe imponerse monopolio, ofrezcan aduanas de pingües productos á sus metrópolis. Pagándose en ellas derechos á la importacion y nunca á la esportacion, se lograria combinar el que al mismo tiempo que no sufriesen gravámenes de diverso genero que la madre patria, pudiesen tener

<sup>(1)</sup> Los doctrinos, por mas fé que ellas purdan tener en sí mismas, deben ecder ante los intereses, dijo declarándose por este sistema medio el 3 de noviembro de 1831 la comision de la eámara de dipatados franceses encargada, de informar sobre la ley de tránsites y lugares francos, ó se se entrepota.

Para los optimistos que se lisongean de que algun dia llegaremos à la libertad indefinida de comercio, debe ser propóstico siniestro el escándalo dado últimamente en los Estados Unidos de América, abandorando estos el sistema de única reciprocidad que habían seguido con las demás naciones en cuanto á prohibiciones y restricciones en la admision de mercaderias respectivas. La tarifa que los estados mas septentrionales quisieron imponer à los meridionales en perjuielo de estos, prueba que las viejas ratinos de la monarquía europea se han arraigado ya en la nueva república americana, de la que parecen desdecir tanto, cuanto mas opuestas son á la esencia de su gobierno libre. Prométennos algunos que á la total franquicia de comercio se llegará con el tiempo, porque ella es por donde se debe ac. bar en los sistemas económicos. Yo, por el contrario, pienso que ella es por donde debiera comenzurse, y no veo que sin el bilo de Ariadun sea fácil salir de un laberinto, aunque una misma sea la puerta de entrada y de salida. Parece modo raro de hacer una joinada el venir à terminarla, à fuerza de ir reculando à manera de algunos testáceos, en el punto de donde juzgo vo que á los hombres convenia partir. O à lo menos me parece que mos prudente seria emprender el andar un camino sin ostráculos, que no crear primero los obstáculos para tener que quitarlos despues, á fin de andar el mismo camino esponiêndose á que los obstáculos lleguen á ser insuperables.

aranceles algo mas elevados que esta en las respectivas cuotas de esacciou. Semejante recargo, de manera siempre que
no atacase el gérmen de la produccion, no parecerta injusto,
atendiendo los mayores medios de cómeda subsistencia que
suele habre en las colonias por su menor poblacion indigente, el menor valor que en muchas de ellas suele tener
la moneda, y la retribucion de verse esentas de contribuciones de sangre en las guerras, y de los desvelos de las
nuetrópolis por adelantarlas en civilizacion. Con respecto à
aquellos artículos de que reciprocamente puedan surtirse de
sí mismas la metrópoli y las colonias, si este comercio es
nuirado como interior en una nacion, podrian tambien establecerse las mismas prudentes reglas que se observen ea
el tráfico y en el cambio de las producciones de unas provincias con corras.

El egemplo de la isla de Cuba ha sido el principal fundamento de las reflecsiones que últimamente publicó en 1833 Mr. de Montveran en su ensayo estadístico razonado sobre las colonias europeas de los trópicos, y sobre cuestiones coloniales. Prescindiendo de algunos errores de cálculo v de algunas noticias equivocadas, en el fondo de los principios de Mr. de Montveran me encuentro yo perfectamente de acuerdo con ellos. Redúcelos á tres: 1.º la suma importaucia de las colonias y del comercio colonial; este comercio emplea mas de un tercio de la navegacion francesa, y da casi los dos quintos de los productos de las aduanas del reino: los estados de las aduanas de Inglaterra demuestran que el movimiento solo del comercio ingles con las colonias tomadas á la Francia asciende segun los valores de las oficinas, mas bajos siempre que los reales, á 155.000.000 de francos, que escede de 14 p. 2 del movimiento general del comercio ingles con sus posesiones esteriores. El budget del ministerio de la marina para 1832 ha acabado de disipar una de las mas fuertes objeciones que se hacian contra las colonias, cual era que elfas no costeaban sus gastos locales. 2.° Que por grandes que scan, como indudablemente lo son, los beneficios obtenidos hasta ahora, de la preciosa posesion de colonias ultramarinas, mayores aun deben esperarse y lo serán los que se obtengan, como lo acredita

la isla de Cuba, cuando las colonias sean emancipadas del monopolio del comercio colonial. 3.º Que la emancipacion de este monopolio es la que al cabo de un corto y determinado número de años traerá progresiva é indefectiblemente sin trastornos subversivos la emancipacion de todos los esclavos, supuesta ya la prohibicion de nuevas importaciones de ellos. La poblacion, los capitales y los métodos europeos que la abolicion del comercio de monopolio llevará á las colonias, sustituirán otros agentes é instrumentos mas poderosos para las producciones coloniales que los meros brazos de esclavos.

#### CAPÍTULO XI.

Influjo particular de las colonias en la marina mercanté y en la de guerra, que es parte esencial de la defensa, del poder y riqueza de las naciones.

Con todo lo que llevo espuesto sobre los beneficios que deben recogerse de las colonias ultramarinas aun no lie tocado el principal. El principal está refundido en la notoria sentencia que el ministro frances Hyde de Neuville repitio oportunamente el 24 de julio de 1828 en la cámara de diputados: sin colonias no hay marina. Por que, se forma y se mantiene la marina de guerra con solo el cabotage? preguntaba ante la misma cámara el diputado Cabanon el 21 de febrero de 1831, «Si la posesion de nuestras colonias, decia el informe de la comision colonial francesa de 1814, es eminentemente útil bajo el aspecto del comercio, ella no lo es menes bajo el de la navegacion para el sosten y acrecentamiento de nuestra marina militar. ¿ Cómo las tripulaciones de nuestros buques de guerra podrian ocurrir á la necesidad, si habitualmente no tuviésemos un gran número de marinos de activo egercicio? Diráse quizás que la Francia puede pasarlo muy bien sin marina; que no debe ella tenerla. No admiraria oir esta doctrina en el parlamento ingles, pero seria muy

impropia en boca de un hombre de estado de Francia. ; A que fin la naturaleza habria dado á la Francia 300 ó 400 leguas de costa en el Océano y Mediterráneo? ¿Con qué objeto la habria concedido tan hermosos puertos? : Acaso para que cegásemos estos puertos, y nos redugésemos á tal estado de debilidad marítima, que ni dueños fuésemos de la navegacion de la embocadura de nuestros rios, ni libres para transportar por mar un barril de vino de Burdeos al Havre? Y tal seria el estado de degradacion en que caeriamos, si no mantuviésemos nuestra marina bajo un pie respetable. No permita Dios que aspiremos á formar ninguna con intento de conquista ó de dominacion, y antes bien una paz sin término llegue siempre á hacer inútil el empleo de nuestras fuerzas! Mas la posibilidad de desplegar estas fuerzas, así como nuestra sabiduría y moderacion en usar de ellas, es lo que nos hará poder contar con la estabilidad de la paz. La consideración de la dignidad nacional bastaria sola para determinarnos á tener buena marina, porque á esta dignidad van ligados hartos intereses esenciales, para que el olvido que de ellos hiciésemos no fuese seguido de tanto daño como vergiienza.»

No pudiendo caber mayor alegato en favor de las colouias que el que nos hacen franceses tan entendidos, aqué puede quedarme á mí que añadir? La Francia es una gran nacion, rica, industriosa, con mucho comercio interior, y sus colonias son pocas y con poca poblacion y productos. Si por lo tanto ellas han podido dar margen a que en Francia titubée la opinion acerca de la utilidad de la conservacion de sus colonias, considerando económicamente la cuestion, ¿cómo vacilaremos nosotros acerca de la conservacion de nuestras islas de los archipiélagos de las Antillas y de la India, diez veces mas pobladas y productivas que las colonias francesas? Si no obstante el gran comercio interior de la Francia todavía el que hace con sus colonias equivale á la mitad de su comercio interior ¿ à cuanto deberia equivaler el que nosotros podremos hacer con las nuestras; nosotros que á nuestra escasa poblacion agregamos las dificultades de nuestras comunicaciones internas, y los reducidos productos de nuestra agricultura? Y no se piense

que hay mejor manera de remover obstáculos de comunicaciones internas y de adelantos de agricultura que el del comercio marítimo. Este es el que mas abundante y prontamente suministra los capitales para ello, por que, ¿cual es el comerciante que despues de haberse enriquecido con viages ó especulaciones marítimas, no guste asegurar su caudal en empresas ó fincas rústicas, y de recrearse y solazarse en placenteras quintas, vergeles ó casas de campo? A la vista tenemos la Holanda y la Inglaterra, donde todo el mundo puede ir á cotejar caminos, canales y agriculturacon lo que de esto observe en cualquiera otra parte. «Si se esceptua la industria agrícola intertropical, que merece una consideracion particular, no creo que ninguna otra sea bastante para fundar la prosperidad de un pais, ha dicho últimamente con mucha esactitud en mi concepto un economista juicioso. La fértil Polonia conoce aun mejores métodos de cultivo que la Francia, y sin embargo su poblacion en medio de cosechas abandantisimas nada entre miseria y suciedad. Las grandes ciudades son uno de los elementos mas activos de la riqueza de las naciones, así como son la garantía y la prueba de ella. Yo juzgo que puede calcularse el grado de prosperidad de un pais por la relacion mas ó menos aprocsimada que hay entre su poblacion urbana y rústica. En la Inglaterra y Holanda es donde mas se verifica esto, y relativamente al todo de su poblacion son indudablemente las dos naciones mas ricas del mundo. En el seno de las grandes ciudades ó en sus inmediatas comarcas es donde únicamente se desarrollan los prodigios de la industria manufacturera (1).»

¿Y cómo se tendrá este comercio marítimo si la bander amercantil no está protegida por el pabellon de guerra, ni cómo se tendrá pabellon de guerra sin dotacion marinera, ni cómo se lograria uno y otro sin colonias que saquen la navegacion de la esfera de puro cabolage, ó de precario comercio estrangero? Aun á traves de todas las con-

<sup>(1)</sup> Mr. Saulmier, artículo sobre la centralización administrativa de Francia en la revista británica de marzo de 1833.

troversias que se quieran sobre la utilidad de ciertas colonias ultramarinas de la naturaleza de las actuales colonias francesas bajo el aspecto económico, paréceme que las controversias deben cesar en presencia de las innegables ventajas de las colonias bajo el aspecto del comercio marítimo que da la marina militar; así como para el verdadero primer maestro de la moderna economía política cedian todos sus argumentos en contra del monopolio del acta de navegacion á presencia de la utilidad de ella para la marina militar (1). Ciertamente bajo este aspecto aun cuando algunas colonias fuesen inevitablemente gravosas, porque costasen mas de lo que producen, no por esta sola razon ha de concluirse que precisamente deben ser abandonadas, como no por esta sola razon son tampoco abandonadas las plazas fuertes y los arsenales convenientes que suelen ser tan costosos. ¿ Qué floreciente nacion antigua ó moderna no hahallado en sus escuadras las mejores murallas de su defensa, ó la mina mas copiosa de sus riquezas, los menos tergiversables diplomas de su influio ó ascendiente político

<sup>[1]</sup> No sé vo si Smith anduvo muy consecuente en este punto. Pero elloes que despues de haberse esmerado mucho en probar que la marina inglesa no babia necesitado del acta de navegacion para prosperar, y que todo monopolio olim en sentido inverso del objeto que parece proponerse, se detuvo tambien à probar, que por mas que se haya censurado el espiritu de animosidad contra la Holanda que dictó la referida acta de navegacion, este espíritu de animosidad que quizás contribuyó efectivamente á dictarla, no la priva de la eminente sabiduria que se descubre en sus disposiciones. La razon que alega, es que todos los argumentos contra las restricciones del monopolio estan sugetos á dos escepciones. La primera es, cuando las restricciones convienen para fomentar industrias neecsarias á la defensa del país, en cuyo concepto le parecen muy justas las providencias del acta de navegacion, que concedicado ciertos privilegios á los marineros ingleses, sostenian esta clase escucial para la defensa de la Inglaterra. La segunda escepcion del acsioma contrario à las restricciones del comercio estenagero la encuentra Smith en la justicia de que se carguen impuestos sobre morea-derias estrangeras, cuando las nacionales de la misma especie los sufren tambies en el comercio interior, para que de este modo se balanceen unos con otras, y no scan mas favorecidas las primeras que las segundas. Investigacion &c., lib. 4. cap. 4 y 7.

Ann sin propusarse nadie de estas reglas que da Smith, ¿adonde no podrima ser Hevados sus il·ciones, segun lo que endi cual estime industria oportuna à la defensa del país, y lo que en lo interior permitan 6 no circular libremente bas derechos de puertas, de aduanas y registros, como contribuciones asimismo uccearias al eratio, y por consiguinte à la defensa del país.

sobre los continentes terrestres? El solo combate de Salamina hizo huir á Jerges asustado de la Grecia, cuyo completo triunfo de los persas no fué garantido sino con las siguientes acciones de Micale y de Chipre. El mando de la Grecia, tan disputado entre atenienses y lacedemonios, puede decirse que siguió las respectivas vieisitudes de sus triunfos marítimos, hasta que Lisandro consiguió hundir el lustre de la ciudad de Minerva en las aguas del Egos Potamos (1). Hasta que C. Lactaneio Catulo afirmó el imperio marítimo de Roma sobre los cartagineses, por la derrota de la escuadra de Amilcar Barcas, el orgullo romano no pudo lisongearse del abatimiento de Cartago, la cual en el término de la primera guerra púnica vió ya minado su poder, teniendo que ceder á su rival todas las islas que como eolonias poseia entre Italia y Africa, á escepeion de Siracusa, donde reinaba Hieron, aliado de los romanos. Cuando por su segunda guerra hubo de entregar Cartago á los romanos su escuadra, y obligarse á no tener sino un determinado número de buques, no pudo quedarle duda de la suerte que la aguardaba en la siguiente guerra que á los romanos no faltaria pretesto de emprender; suerte que todavía quizás Cartago habria evitado ó diferido, si sus cincuenta galeras no hubiesen perdido tres dias en atacar la flota romana. Si eun la eaida de una sola república, que de mera colonia fenicia habia por sus fuerzas marítimas llegado á elevarse á un poder tal, que veneida ella, ya nadie tuvo á desdoro el ser vencido por los romanos (2), ; qué diremos de la metrópoli de esta

(2) Post Carthaginem vinci, neminem puduit. Floro, epitome de las cosas romanas, lib. 2, cop. 7.

Ningun mejor alumeto de lo que Roma pulio ya pe tender cuando se mirase como potencia marítima ereo que cupo darse al pu-llo, que la idea feliz de aquel Menio que consiguió que en el foro los ciudadacos taxissen siempre á la vista las espolones de las puosa (routra) de los lunques destruidos ó cujados ávista las espolones (volenta) de los lunques destruidos ó cujados ás los de Ancio, ciudad, de los Volenes, Parécerne que esto equividia á presentar

al pueblo en ul trofeo un diario recuerdo de la importancia del porter maritimo. Siempre he creido que priticularmente en meriones sujetos à gol iruns absolutos, la lejanía en que algunas de sus côrtes se han hallado situadas de puertos.

<sup>(1)</sup> Rio de Cabra en Tracia, desembocando en el Helesponto, hoy los Day-

misma Cartago? ; A quien no admira la riqueza, la industria y el poder que con su comercio marítimo y sus colonias adquirieron aquellos fenicios, cuvo territorio, en gran parte montañoso, no escedia de 50 de leguas largo, desde Tiro hasta el Arado, y de 8 á 10 leguas de ancho? (1) Y viniendo á los tiempos modernos, ¿qué diremos de aquella otra república, que fundada sobre miserables lagunas del Adriático supo grangearse con su marina y sus colonias (2) tal opulencia y consideracion política, que no obstante de que su poblacion nunca llegó á cuatro millones de almas, la hacian ser respetada de todos los grandes estados de Europa, é influir y tomar mucha parte en los mas decisivos movimientos de ellos, y aun á veces resistir sola á varias de las mas fuertes potencias, como se vió

de may ha influido no poco en el descuido de sus marinas respectivas. En boca de todos los españoles circulan las varias anécilotas ile providencias dadas à veces por el gobierno espeñol sobre que se embarcase mas barloventa, se hiciese al-ferez de fragata al botalon de proa &c. Ann suponicado que semejantes anécdotas no fuesen sino meras invenciones, nunca ellas dejerian de acreditar la persussion que se tenia del modo con que se entendian y manejaban en Madrid las cos s de la marina militar. Con solo que Felipe II hubiese fijado sa curte en Lisbon, ¿quien sabe el estado en que hoy podría hallarse la península, y el en que poliria imilarse la Inglaterra

O'shiell ha visto tambien en la situación de Pavis una de las causas del abandono de las colonias francera, que no habria habido si la capital de Francia hubicse sillo un puerto maritimo. Consideraciones citades sobre las tres edades &c. (1) Heeren, sobre el comercio y política de los antiguos, tom- a, secc. 1,

cap. 1. Los fenicios no solo tuvieron colonias en las principales islas del Mediterráneo, sino en los continentes de Africa y de Europa. Aunque Leptis y Utica habian sido fundadas por ellos antes que Cartago, esta última ciudad llegó à ser como la capital de todas sus colonias en Africa, así como Gadir ó Gades lo fué de todas las del continente de Europa.

(a) Colonias de los venecianos fueron Tiro y Ascalon, y tal puede tamben contemplarse hasta la mitad de la ciudad de Constantinopla, que con la p rte del imperio de oriente que les tocó en suerte, adquirieron despues de la toma de dicha eindad en 1204. Lo fueron la Istria, la Dalmacia, porte de la Albania, de la Li-radia, de la Morea, de la Macedonia, las islas del Negroponto, de Candia, de Chipre v las Jónicas.

Original fué la descripcion que del régimen de estas últimas en tiempo de los venecianos dió el célebre Muitland en su pruclama de 19 de noviembre de 1816 al declarar à las mismas islas la voluntad de su nuevo protector, el rey de la Gran Bretaña. El régimen de los venecianos, segun él, ahabia sido tiránico, consistiendo principalmente en envilecer y degradar las coloni-s bejo el supuesto de ser inherente à la seguridad de la madre patria el teuerlas en el mas abyecto estado de ignorancia y esclavitud!!!»

en la famosa liga de Cambray, obra de la ambicion del Papa Julio II, en que entraron los dos poderosos monarcas de España y Francia, Fernando el Católico y Luis XII?

Sin duda los anti-colonistas han creido dar una gran noticia á la Inglaterra, avisándola que despues de la emancipacion de los americanos del norte el comercio ingles con ellos se habia triplicado (1), lo cual debia probar á los in-

[1] La mayor importación de mercaderias de Inglatera en la América del norte antes de su imbependencia no pesó de 1.683,750 libr. ester1. ¡ la de 1849, segun la relación oficial del comercio de aquellos estados , ascendió á 5.319.557.

La de 1858 holia sido, segun la establicia de Watterston, de -26,518,80 afollors, 6 sèce 5,26,095 libr. esterl. Con cuyo motivo di Diologia que la citada imputación ilto disminuyendo, y debia esperarse que distriamente frix disminuyendo mas de concemente de las leyes restrictiva y de las fidiricas que escablecian en los Estados Unidos. For el contrario la imputación di metraderia inglese en el Casuali salia sida de 2.000,000 libr. a la menos na 1850, lo real presentada un anumento considerable relativamente a los años anteriores; immunto que acresia menos de considerable relativamente a los años anteriores; immunto que acresia en establica de considerable relativamente a los años anteriores; immunto que acresia en establica de consumento de mercularias inglesas encito vece mas que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas, y cincuenta vece sama que cada habitante de cotas de consumente de consumente de consumente de consumente d

Conforme é estos dotos la impranction actual de mercaderias inglesas en el Canadis recele hastrute à la mayor que lubo en los E. U. antra de la roman-ejorion. El aumento que en procesarios ha recibido la navegación al mismo Canadia ca quintuplo, segun el prejo Douglas, del mayor que jumba pe particularmente hubo en los E. U. lusta 1772. Conpa la navegación actual al Canadá 2.000 Lupras con mas il 6,000 octo tuendados y 25.000 mismientes, lo continue en ci ciliculo de Douglas equivale á un quinto de la navegación que la Ingliterra bace en todo sa comercio estrunegro, y a la mismi de lei que hace con les E. U.

Por todos esta risones se propued el mencionado escritor rebatir à los anticolonistas, que tumbien prives chiaer algunos en lighterias, pase que en ningan país, y muelto menos doude se escribe y se quiere escribir infinito, puede dejar de habre genter que victant todo gênero de opiniones; y se presuo assimismo llamar la atencion del golierno à que no olvidase la máceima del verdadror estadiats; se al ammento à declinación de la uveração un ela sobia del poder y el la prosperidad nacional. a l'activite or dest ne of mangariam is the undes of national riches inglescus del native de danciero y circumatancias sobre que depende la prosperidad maron de ellas y su colonial conces on cena la Gran distutia. Por et mayor Houvard Douglars, gobern ador de la mecos Branaviche. Londres 1831. Si por lo que ecalamos de oir del Canadá se conore lo que el vale para la laglactura, oigamos tambien lo que para ella valera asso stara pasciames en las Indias ecidentales. Segun el informe presentado en 1831 al Parlomento, los reportacioas en dichos posecimes habiam acendido a da onazior el 8.30 [48] libr. estaty las importaciones 4.50 a.508 [Batima nito ecupulos.4] de laques con 365.711 valos importaciones 4.508 a.508 [Batima nito ecupulos.4] de laques con 365.711 valos importaciones 4.508 a.508 [Batima nito ecupulos.4] de laques con 365.711 valos importaciones 4.508 a.508 [Batima nito ecupulos.4] de la que tertes. eleses el beneficio que á la Inglaterra misma se habia seguido de dicha entancipacion, que daba tal aumento á su comercio con ahorro de todo gasto para la conservacion de las colonias. ¿ Mas hay persona alguna de mediano entendimiento siquiera, que pueda imaginarse que el gobierno iugles necesita de avisos en materias que el sabe mejor que madie? Y si el sabia mejor que nadie el incremento del comercio de su nacion con los E. U. despues de la emancipacion de estos, acómo es que se resolvió á tratar de volver à domeñarlos en 1813? Claro debe ser para todo el que quiera hacer uso de su razon, que en ello influyeron niavores intereses que el solo interes del comercio de la Inglaterra con los E. U. del Norte. Este interes no podia ser otro que el del comercio general de la Inglaterra con el mundo todo, y la necesidad de que él fuese sostenido por una marina militar prepotente. La Inglaterra habia visto que todo el inmenso poder terrestre de la Francia teniendo á su cabeza un Marte de la guerra, y bajo sus órdenes à la Europa toda continental, de nada habia servido cuando en contra de él obraba una nacion marítima que le ponia freno, y que prestaba aucsilios eficaces á quienes osaban resistirle. No tenia, pues, que temer la Inglaterra sino la rivalidad marítima de unos nuevos estados que se habian aprovechado de su neutralidad para aumentar su navegacion, y que por su contacto con colonias inglesas podian inducir estas à que tambien se declarasen independientes. Sabia bien la Inglaterra que desde 1754 habia dicho Franklin, «no hay que esperar tranquilidad en nuestras trece colonias mientras los franceses sean dueños del Canadá (1).

<sup>(1)</sup> Lebrun, cuadro citado de los das Canadas, cap. 3. Los dos reclimientos de Meneron y de Westerwille compostos de los franceses prisionerses en Bailte, que quider u tomar servicio con los ingleses, purces, seçun este historiador, que se distinguiero muebo en aquella guerra liberticiela. Ao se has distinguiero negrego de deservado de la composição de la la lacima de la composição de lacima de lac

v per la misma razon infirió la Inglaterra que no habria que esperar tranquilidad en el Canadá mientras los E. U. pudiesen estar soplando en el tan inmediatamente la hoguera de la insurreccion (1). Y lejos de mirar al Canadá como una colonia gravosa, segun la mirarian los que únicamente atendicsen la cuenta de gastos é ingresos del erario, v aun de productos, lo consideró políticamente cual uno de aquellos medios de mantener la navegacion mercantil, que provée de tantos y tan escelentes marineros á sus escuadras. y por esto puso tanto empeño en conservarlo. « Las dicz y media partes de las veinte, o séase los 21 del comercio general de la Inglaterra, se hace por su pabellon, y aunque el comercio con sus colonias no escede los 20 de su comercio colonial, en este solo comercio colonial su navegacion es tanta como la que hace para el comercio con todo lo demas del mundo (2). »

Este cálculo nos manifiesta que si repentinamente la Inglaterra viniera à hallarse sin colonias, ese dia perdia la mitad de su navegacion; la cual, segun los estados comerciales que acaban de publicarse en Londres, se ha hecho en 1832 por 24.242 buques con 2.551.964 toneladas y 158.492 marineros. Y en balde será reponer, que el mayor comercio con colonias ya independientes daria proporcio-

<sup>(1)</sup> Esta intencion la han manifestado va bien declaradamente los E. U. en testos esplícitos que copia Douglas cu su citado escrito. Los que contra la utilidad de colonies nos hablen del egemplo de la prosperidad de los E. U. sin. ellas, nos hablarán de un egemplo tan adecuado en esto como en otras muchas cosas respecto á las naciones europeas, á quienes así es aplicable el egemplo de los E. U. como lo seria el de los chinos. Si a las naciones europeas lo que conviene es aumento útil de poblacion en vez de regirse de modo que tengan que matar el esceso de ella, no menos las conviene buscar con las colonias navegacion mersentil que los E. U., mucho mas escasos todavía de poblacion que las naciones europeas para necesitar de establecimientos lejanos, cucuentran fácil por su situacion topografica que no descuidan aprovechar , procurando escluir del mercadode toda la América á los europeos. Para el logro de este objeto no contentándose con estender indefinidamente su propio territorio, aspiran à dominar en los estros de la América hajo el título del ascendiente que debe darles la paterni-dad de instituciones en oposicion à las de Europa, y la alierta protección que en vez de los anteriores clandestinos aucailios les ofreció y sidente de la Union en el año de 1820, asegurando que esta no consentiria mas colonizaciones de Europa en América.

<sup>(2)</sup> Memoria citada francesa de 1834-

nado aumento á la navegacion, porque ni es esta la proporcion que vemos entre su comercio marítimo general y su solo comercio colonial, ni es de creer que estados ya independientes abandonasen sus respectivas marinas para deiarse unicamente surtir de lo que necesitasen por medio de buques ingleses. No es de creer, repito, que estados ya independientes dejasen de cuidar de sus marinas respectivas, como los norte - americanos no han dejado de cuidar de la suya, segun en su última arenga al congreso se lo recomendó encarecidamente Washington, hasta el punto de dar celos á la Inglaterra (1). Las esportaciones generales de esta en el mismo año de 1832, llegaron casi á igual valor que cuando en 1813 la Inglaterra casi sola hacia el comercio maritimo. Ascendieron segun los mismos estados comerciales à 71,429,004 libr, esterl., de las cuales 60,683,933 fueron de productos del suelo y manufacturas inglesas; las importaciones en el propio reino unido sumaron 49.713.889.

Vése, pues, bien patente el motivo del prurito colonial de los ingleses que tanto motejan los anti-colonistas, y vése bien patente la causa de por qué de misioneros ardientes en favor de la sustraccion de la América del Sud del dominio de los españoles, se han convertido Juego los ingleses en contradictores del derecho que las nuevas repúblicas tienen á algunos de sus territorios, tales como los establecimientos de la Gran Bretaña en la costa de Hondaras y en las islas Maluinas ó de Frankland; y véanse quienes sean los que dela no importancia á la marina militar, alimentada por la marina mercante y vice versa. El gobierno ingles si, como el de España, tuviese estanco de tabaco ; cuan dichoso no se estimaria de poser islas, que como las nuestras de las Antillas y las islas Filipinas produjesen tan buen tabaco? Por-

<sup>[1]</sup> Si este cáleulo es perentorio acerca de las ventisja de las colonias para la marita, no lo se meno su prasibi de que las colonias parden dar estas venisja; su mospopilo. Le mergenion mercantil ingles nunca había Hegado al estrandiarios aumento en que la venus en 1853; sido que da el de mil langues sobre los arrivos aumentos en que la venus en 1853; sido que da el de de la plangues sobre los en los cuelles ana subsistió appel monopolos colonial de que las activadas de la colonial de que hais efectadas el la colonial de que la subsistió appel monopolos colonial de que las activadas de la colonial de que la colonia de que las estas del por el gordonia de que la colonia de que la colonia de que la fact de la colonia de que la colonia de la colonia de que la colonia de que la colonia de que la colonia de la colonia de la colonia de que la colonia de la colonia de que la colonia de l

que fomentando en ellas los plantios, animaba simultáneamente las colonias y la navegacion con un ramo, que es de los mas á propósito para emplear buques; el gobierno español, sin embargo, va á abastecerse de tabacos á la Virginia y al Brasil. Y si fuese cierto que el azucar de las Antillas no puede obtenerse en ellas sin esclavos tan barato como en la India, lo cual en la intentada abolicion de la esclavitud será favorable á los ingleses, ¿ por que nosotros no nos prepararémos á oponer á la de la India de estos el azucar de nuestras islas Filipinas, tan bueno, ó acaso de meior calidad que el de la India ingleso? (1) Si al saber Pitt los desastres de Santo Domingo gritó con acento irónico, que ya los franceses tomarian su café au caramel (2), esperarémos nosotros á que los sucesores de Pitt se rian igualmente de los españoles, cuando tan fácil nos es burlarles las esperanzas que de la baratura de su azucar de la India han llegado á concebir?

Vengamos por último muy especialmente á comparar el respectivo estado actual de la Francia y de la Inglaterra, para que á aquellos que nos citan la prosperidad de la Francia sin colonias ofrezcamos un convencimiento práctico de cuanta y mayor es la prosperidad que la Inglaterra ha adquirido por el poder marítimo, que ha sido la consecuencia de sus establecimientos coloniales. Para que la comparación se presente tan de bulto cono ella es en sí, menester será no olvidar que hablamos de la Francia tan mejorada por su revolución, y de la Inglaterra todavía con muchas instituciones feudales, á pesar de sus últimas reformas, con diezmos y con vinculaciones que no solo impiden la división de propiedades que ecsiste en Francia, y que generalmente es reputada como uno de los mayores vehículos de la riqueza pública, sino que re-

(2) La Croix, Memorias para la hist. de Sto. Domingo, tom. 1, cop. 3.

<sup>(1)</sup> El aumento que podria darse con alguna protección del gobierno á este ramo en las ilada Pílipinas, puede colegires por el que de suyo bubás el tomado una en el abandono en que aquellas istas se han hallado. Segun el citudo emayo de Mostrevan la estracción de macar de Filipinas en 1832 assentió à 22.75.000 kilogramus, que á raxon de dos libras darán 1.820.000 arrobas, ó séase §55.000 quinteles.

duce 4 parques de algunos pocos grandes señores un espacio inmenso, que en algunos distritos dan al pais el aspecto de los hosques incultos de América (1). No obstante tales diferencias tan á favor de la Francia para sus progresos económicos é industriales, «la Francia, dice un escritor inglés, es un pais adelantado si se coteja con el Austria ó con la Prusia, pero muy atrasados is ec oteja con los Paises Bajos ó la Inglaterra. Cuando los Paises Bajos vía Inglaterra. Cuando los Paises Bajos y la Inglaterra cuentan 214 y 323 habitantes por milla cuadrada, la Francia no cuenta mas de 150. La Italia colectivamente no cuenta mas de 179, aunque los estados de Milan y de Venecia cuentan 219 en poder de aquella Austria, que en sus propios dominios no cuenta mas de 172 (2). «

Contraigámonos empero A escritores francesee, que no puedan recusarse como parciales. Entre ellos sobresale Cárlos Dupin, uno de los mas acreditados economistas de Francia, y buen conocedor tambien de las cosas de Inglaterra que observo y estudió muy despacio. Este nos ha hecho un cálculo muy ingenioso, por el cual se demuestra que la actual industria francesa está atrasada un siglo de la industria inglesa (3). El Mensagero de las Cámaras de 31 de abril de

(s) A. de Stael-Holstein. earta 3 sobre la Inglaterra.

<sup>(</sup>a) Lowe, estudo presente de la Inglaterra Vistaisonneile di sa agricultara, comercio y cortais, con comparación del prospecto de la Inglaterra y la Francia, capa. 7, Lindrex, 1832. La Espida, segun el citiculo de este estritor, tene 55 lustinates por milla estudinda. La Elbudo se prese como el pisi mas pobledo, con 56 in habitonis por milla concludad, de bichiedolo fa fertilidad de su pobledo, con 56 in habitonis por milla concludad, per su un rios y consider, y 8 may priticipación en el comerción concludad por posibilidad de servicio de el comerción con el

<sup>(3)</sup> En 3o de abril de 1830 leyó Gárlós Dupin ante las neademias rumidas un discurso sobre la meilida de la riquera pública francesa. Ela variaciona seculdental de precio, dijo en 61, que frecenantemente esperimentan do pueden esperimentar las monerlas, segun us abundacio és ou cessare relutvamente á otros productos, que sou verdedareos valores, no las constituye unidad à prepósito para evicalira la riquesta du una naciona. Lo que puede averir de anidad de medida a devenida de de medida de medida de de medida de desenda de la foraz faire. A fin de averiguardo es imbigre abbiente des proceda un ema escuto de poblaciona.

<sup>«</sup>Supuesta esta unidad de medido, la poblacion y el precio del trabajo mamaal serán los dos factores para llegar á saber la riquesa anual. Hay etro factor

### 1831, aum jusertó datos mas tangibles de las respectivas diferencias siguientes.

| El reino unido de la Gran Bretaña   |                | _  | 1001    |                |
|-------------------------------------|----------------|----|---------|----------------|
| tiene de poblacion                  | 22.000.000     | La | Francia | . 32.000.000.  |
| Hectares de tierra en cultivo       | 26-960-000-    |    |         | 47.000.000     |
| Producto bruto de ellos estimado en |                |    |         |                |
| francos                             |                |    | - 29    | 4.678.708.000  |
| Idem neto                           |                |    | 20      | 1.344.703.000. |
| IJem esportado                      | 75.725.000-    |    |         | 1.9.050.000    |
| Idem consumido                      |                |    |         | 1.529.658.000  |
| Individuos propietarios             | 8.832.000      |    |         | 19.000.000     |
| Families id. id.                    | £.778.000.     |    |         | 3-804-000      |
| Producto medio del béctar           |                |    | ar'     | 117.           |
| Idem de cada cultivador             |                |    | . *     |                |
|                                     |                |    | ъ.      | 2,6            |
| Individuos manufactureres           |                |    | 10      | 6.852.000      |
| Producto total de ellos             | 3.568.000.000. |    |         | 1-820-000-000- |
| Idem de cada individue , termino    |                |    |         |                |
| medio                               | 313.           |    |         | 286            |
| Esportado                           | 810 000.000    |    |         | 260.000.000    |
| Consumido                           | 2.757.500.000. |    |         | 1.560.102.000  |
| Idem por cada individuo , término   |                |    |         |                |
| medio                               |                |    |         | 48             |
|                                     |                |    | -       | 40.            |
| Idem de productos agricolas         | 242.           |    | •       | 341.           |
|                                     |                |    |         |                |

Contrayéndonos á las observaciones á que en la parte meramente agrícola da lugar este estado comparativo, pues

mas esencial, que puede llamarse el multiplicador de la riqueza, que es aquel guarismo, que multiplicado por el precio del jornal, ó trebajo diario, da la renta media de cada individuo, y que multiplicado luego por el número de habitantes da la riquesa entera de la nacion. »

c Dividiendo per pates ignales la suma total de la riqueza nacional entre la sema total de phisicion, el cociente que resulte serão to que habrá de dividira por
el procio de los jornales; el cociente de esta nueva operacion será el multiplicardor de la riqueza nacional. Este multiplicardo, que calculado el precio medio
de los jornales á razon de un franco y 25 céntimos, fué en Francia 215 400
el año de 1830, puede ser elerado prodigionamente por el ingenio y las máquinas.
Esta 1850 ababa llegado á 194 francos, 6 decitarios y en 1750 no pueda de
181 francos, 52 céntimos. La proporcion de la riqueza pública en dichos años
ha sido 8.800-000 000, 4:250-000,000, 2:250-000,000.

"Multiplicando en cada uno de estos años el precio de los jornales por el multiplicador de la riqueza, se tendrá por término medio de la riqueza individual 269 francos, 61 céntimos, 169, 38, y 107, 98. La poblacion era en ellos 33.540.000. 26.000.000, 21.000.000.

32.5\(\frac{1}{2}\)0.000- 36.000-000, 21.000-000-8

"Por los respectivos multiplicadores de la riqueza pública se deseubre tambien la proporcion en que lau estado los impuestos que se lan pagado al gobierno
y al clero en las citadas épocas. Han equivalido \(\delta\) 22 diss de jornal, 32 \(\frac{1}{2}\)

ète en la mércaritlies evidenté el influjo del mayor comercio marítimo, no podremos menos de notar cuidadosamente: 1.º Que el reino unido de la Gran Bretaña, cuyo territorio está computado en 8.951 millas cuadradas de Alemania, cuando el de la Francia lo está en 16.120, no guarda para sus tierras en cultivo la respectiva proporcion des udimension con Francia, sino que todavía cultiva muchas menos tierras de las que le corresponderian atendiendo à las que se cultivan en Francia; esto es, que cultiva menos de la mitad de las que se cultivan en Francia; esto de la mitad de las que se cultivan en Francia; esto de la mitad de las que se cultivan en Francia; esto de la mitad de las que se cultivan en Francia; esto de la mitad de las que se cultivan en Francia; esto de la mitad de las que se consideracion à la magnitud del respectivo triricamente consideracion à la magnitud del respectivo triricamente consideracion à la magnitud del respectivo triri-

3176. La relacion que estos impuessos han tenido con la renta individual es de 11 1/4, 20 y 15 p. 2. »

« El benefirio que al pueblo se ha originado de su mayor desaltogo y co-modidad por la disninución de sus cargas, se la dejudo sertir besta ra la prologación de la vida, esaya dusción medio sea de 25 años en 1780, y en 1833 be sido de 32 años. Aumerie d'alimitable descubiniento de la ratruna pueda terra lajun derreho al reconocimiento de esta ventaja, ristamente no es solo el quien la ha productión.

«Él origen de los progresos de las fortimos privadas se eleva á la misma época que el de los progresos de las ciencias, de las letras y de las artes en el seno

de la Francia; coincidenria que nadie atribuirá al araso.

Passudo en seguido à indirar varias de las mejoras, que sum son de draser en Francis, amas de 1800, dire, la casalizarion del Frino ajranos presentulas 50 eleguas mivegables, hoy cuenta 600, y antes de seis años contra 1 con , si se acaban los trabajos, curso gastos estan ra heches en sus dos terceros portes. Las caracteras, cuya (stalidid es de 8.62) feguas candandos de estension, praentalon en un construccion y direccion antes de 1789 grands imprefectores y chiro que gaddalmente van despuériendo, anuque es preciso confexar que con leutind mulesta. Nuestros caminos depradamentales ino extan nan conclusidos en sus dos tercios y nuestras ratas traverera se encentran en un catado que no dedice de la barbaria de la ceda dunda.»

«Los caminos de hierro completaria el sistema de medios de transportes donde quirra que la abundancia de productos consinta hacer los primeros gasos. Pronto tendremos 50 leguas de caminos de hierro, pero los ingleses tienen ya 1.000. Inmensamente, pues, tenemos sun que andar para llegar à un término que nuestros rivales en liudustrio corren con velocidad siempre erreciente.»

elleus hablay de ulta áltina fuera, que de So sãos acé ha producido los fravores initigans de industris. Se la calculdu que la fuera de las máquisma de vapor en los estados británicos escele al trabajo de siete millosse de los fraços en legar de legar de la fuera en unestero mis, comando a Paris por germello. Dele 1778 à 1817, esto es, en 39 años, Pasis no adquirió mas de nueve máquitas de vapor jedes el 807 à 1831, esto es, en 18 años, ha adquirió 189 y à pesar fuera fuera de la fuera fuera de la fuera fuera fuera de la fuera f

torio de ambas naciones. 2.º Que no obstante que las tierras cultivadas en Inglaterra son mucho menos de la mitadde las que se cultivan en Francia, los productos agrícolasson mucho mayores. 3.º Que estos mayores productos agrícolasson obtenen auurque los propietarios en Inglaterra no
son la mitad de los que chay en Francia. 4.º Que siendo,
tambien mayores des consumos generales, é individuales de
Inglaterra, viven en ella respectivamente todas las clases
con mas comodidad-y-spoces que en Francia. Cosa que no
estrañaremes sibiendo, que en solte Paris vivel la septirim
parte de su poblacion, esto és., 410.044 alpinas, á esponsas
unicamente de la caridad, publica (1); y diciendosenos, aque

le esta cranic adquisicion todavia no nodemos canter sino util degima enate

de est grande adquisicion italavia no podemos emplore into initi defini-cisità ponte del a fistera de este gebrio que emplest il implatera se 1662, 2731012, ponte del a fistera de este gebrio que emplest il implatera se 1662, 2731012, pica en los dos puchis sobre la vati cionare del multiplicator, el la riqueta de la morpo de la composita del material de la fista de la fista de la morpo de la composita de la morpo del morpo del morpo de la morpo del morpo de la morpo de la morpo del morpo de la mo

De la combinaction de las marquinas de vip.r con los caminos de hierro los periódicios ingleses non manifestron y ac en 1831. las rasultados siguientes. En el enazyo hecho sobre el camino de hierro de Botton la muve másquina, llamada el Fenix, arrastra 12 carora con 300 presones; au movimiento fod lan rápido que arrastra que estrupe con úp pasageros andudo de úp á 50 millas por hors. Por tales enázyos, ¿quien pacide celedure le tésmino á doube porbal llegar este.)

A las vertojas une para el movimiento de la industria dus las máquinas de vapor, hay que agrupar la del terenco que dejan libre pera el alimento lumanos. Segun el cálculo de Mr. Wat, la fuerza de un caballo es à la de un hombre como la à i 1, y enda caballo consume al año el producto de dos ucres, ó sénuse cinco aranados de tierra. Si, pues, la fuerza de las máquinas de vapor escede actualmente en lughterra à la de site millones de hombres, escrebrá tambien à la de 1,27,700 estallos, y por consigiente que brins (5,03.500 por mandas de tierra pasa).

11) Aŭ resulto del ceiuo gūrid de Paris en 1832, estructulo por el Aŭveditar de 1.º de fiberco del mismo año. La poblacion total de Paris en de 770.386 almas. De otro estado carisos, publicado tumbien oficialmente, y que no deja de tener algunt relacion con este, nos habilo el mismo periódico en 6 de abril inmediato. En 1833 la policia de Paris arrestó 77.543 persones; de ellas 26.653 magera; recogió 25.70 do brarchos, de los que 10.99 e rean mugera.

otro destino que el de pastos para caballos-

por el reino hay esparcidos de 15 á 18.000.000 de personas que no se sustentan sino de alforfon, nabos y castañas, que no beben sino agua, que no gastan zapatos, y coultan su desnudez hajo andrajos, y que por la mayor parte están alojados en chozas de paja y barro (1)». Si el lujo es, segun Mr. Thiers, ministro frances de comercio, una cosa verdaderamente estimable, porque el es la prueba viva de que hay hombres que trabajen; la mejor prueba de la diferencia del trabajo entre la Inglaterra y la Francia será el cálculo del mismo ministro relativamente á que cuando las contribuciones sobre objetos de lujo habian ascendido algunos años en Inglaterra á 25.000.000 de francos, en Francia nunca podrian pasar de 4.000.000 (2).

No me es posible levantar aquí la pluma sin insinuar que tengo bien previsto el argumento que quizás se me hará contra todo lo que he dicho. Si el comercio marítimo es suente tan ecsuverante de riqueza, ¿ cómo la España se quedó tan pobre? Y si las colonias son tan oportuno plantel de marinas respetables, ¿cómo la de España con tantas colonias nunca ha correspondido á lo que ella debiera prometernos? La resolucion, que en mucha parte se halla ya embebida en lo que dejo espuesto arriba, no es menos obvia que la prevision del argumento. En primer lugar respondo, que la España nunca fué mas rica de poblacion, de industria y de caudales, que desde que comenzó á sacar partido de sus colonias, esto es, desde mediados del siglo último. El sistema pacífico adoptado en tiempo de Fernando VI y el torrente de las luces, que por su curso necesario empujó hombres de talento al lado de Carlos III, hicieron que con algunas sabias providencias la España no pudiese menos de venir á un grado de prosperidad que hasta entonces jamás tuviera. Si Cárlos III por sí, con su pacto de familia, no hubiese puesto un gran estorbo á los conatos de los hombres de talento que llegó á tener á su lado, y que juzga-

<sup>[1]</sup> Citada memoria de 1831, sobre comercio maritimo y colonial.

Al Discurso promunciado en la cimera de diputados el 15 de abril de
1833, en respuesta d los que pretendian la supresson ó rebaja de impuestos
indirectos, reemplazándolos con impuestos sobre objetos de luje...

han que en la administracion pública no debe sèr considerada otra familia que la general del estado que se gobierna; si en vez de dejarse arrastrar por la Francia y por el meaquino pique de sus resentimientos individuales para la guerra de 1779, se "hubiese unido en ella" á la Inglaterra, es muy probable que ni habriamos perdido nuestra marina, ni unestras colonias. Si á lo menos no hubiesemos tomado parte en dicha guerra tan imprudentemente como la tomamos luego tambien contra la revolucion de Francia, y en ambas ocasiones nos hubiesemos mantenido neutrales, si que beneficios no habriamos podido recabar de esta neutralidad en favor de nuestro comercio marítimo; y consiguientemente de nuestra industria de todo género?

El sistema de galeones y de flotas, que para el comercio de la América-se estableció desde que en ella principió la España á entablar relaciones mercantiles, era vicioso en cuanto, á poder con él darse ensanche á nuestra navegacion. Cuando à virtud de la sustitucion de los navios de registro, que en 1748 reemplazaron á las flotas y galeones, se vió en pocos años duplicarse el movimiento de nuestro comercio colunial, y con los reglamontos que coineidieron con la citada guerra: de América tomó en breva nuestra navegación mercantil un aumento estraordinario, tuviéronse al instante escuadras considerables. Desventuradamente estas escuadras no suministraron á la navegación mercantil la protección correspondiente, y así cayeron pontamente la marioa militar y la mercantil.

Problema curioso de resolver es cómo la marina militar española de los últimos tiempos, compuesta de los mejores elementos, no correspondia en la union de todos ellos á lo que debia esperarse de cada uno por separado; como on buques escelentes, con marineros diestros y sutridos, con biciales sabios; com-soldados valerosos que siempre se distinguiseron en batalás terrestros; nunca llegó. A dar un grande: y completo dia de gloria Á la nacionejy so la diómuchos de amargo duelo. El defecto debia estar necesariamente en la organización, que era lo que peculiarmente entraba en las atribuciones del gobierno, á quien concernia el arreglo de ella, cosa, cajúe creo yo haber de-concernia el arreglo de ella, cosa, cajúe creo yo haber de-

mostrado bien en sus cartas sobre la marina el ministro de este ramo don Luis de Salazar, aunque no se los remedios que él aplicó en las dos épocas de su ministerio. Si con buena organizacion la marina militar nuestra hubiese correspondido á lo que parecia prometernos la guia de la real armada, ni el cabo de San Vicente nos presentaria los tristes recuerdos de 1780 y 1797, ni el de Trafalgar el de 1805, preludiado por otro fatal suceso en el estrecho en 1801. Si un buen arreglo de la real armada hubiese dispuesto nuestros marinos á recoger los Jaureles de que ornaban sus sienes Roducy, Saumarez y Nelson, ; quien duda que si hoy la España no representase absolutamente en Europa el mismo papel que representa la Inglaterra, á lo menos el respectivo poder y riqueza de ambas naciones seria sumamente diverso? "Si la marina contribuyó infinito al poder de los griegos, dice un erudito escritor, ella no contribuyó menos al poder de los romanos. Hemos probado que sin ella el primero de estos dos pueblos se habria anonadado bajo el yugo de los bárbaros; sin ella tambien los primeros esfuerzos de los romanos habrian quedado infructuosos. Y en vez de las conquistas del Africa, de la Grecia del Asia mener, los duchos de Italia encercados dentro de dos límites en que la naturaleza los colocára, ho habrian logrado sino ser esclavos de Cartago, Qué cambio en la escena del universo no habria llevado consigo esta sola diferencia! (1).« Generalmente los ingleses todos convienen en que la ecsaltación de su país data del tiempo de Elisabeta, reina que aunque tiránica en muchos do sus actos, y estraviada en muchos de sus principios administrativos, logróusio embargo el título de restauradora de la gloria mando británica, y de soberana de los mares septentrionales (2)

"Lambistoria general mosi ebieñas; que den ell'despotisemo permanente han sidorcompatibles grandes y bien disciplinddes giareitos, obras yolnonhmentos suntuosos, mas accommenta aidab condidi la dintinguame of accom-

<sup>(1)</sup> Passaret, disertación premiada sobre la influencia de las leves radias en las marinis de griegos y romanos, part. 3, cap. 8. (2) "Gràhme, tibr. y edp. citados."

no marinas florecientes, las cuales solo parecen nutrirse con la libertad (1). La historia particular de España nos confirma esta verdad. Mientras se conservaron libertades públicas en la España, la marina española militar ondeaba victoriosa y gallarda su pabellon por todas partes. Pero no bien hubieron espirado los fueros aragoneses en el cadalso de Lanuza, cuando nuestra marina dió en el golfo de Lepanto la llamarada de una luz que se apaga, 6 la detonacion de un metéoro que se disipa. Desde entonces puede decirse que no hemos tenido escuadras sino en el número de buques y de oficiales, y que por mas que se las haya titulado invencibles (2), esta calidad no les ha convenido mas á ellas, que á los monarcas los vanos títulos de reves de Jerusalen, de las Dos Sicilias, de los Algarbes &c., y aun de las Indias despues de perdidas las Indias. Así que, contra el acsioma de que sin colonias no hay marina, nada puede objetarse por lo que con nuestra marina ha sucedido, habiendo nosotros tenido tantas colonias. El decirse que sin un buen barco no puede navegarse bien, no significa que todos los buenos barcos han de hacer siempre navegaciones felices. Los temporales y los malos pilotos dan al traves con las mejores naves. ¿Y qué raro será que los que entre borrascas y bajíos estrellaron la nave del estado diri-

(2) Vése hien que hablo de grandes escuadras, y no de buques que solos o en divisiones de corto número han sostenido triunfantes el honor de su bandora.

<sup>(1)</sup> La ambicion de los romanos en tiempo de su imperio, dice Gibbon, estaba confinada á la tierra. Jamás aquel pueblo guerrero tuvo ánimo para em-presas como las de los navegantes de Tiro, de Cartago, y aun de Marsella con objeto de ensanchar los limites del mundo, ó esplorar los remotos costos del Océano. Este era mas bien objeto de terror que de curiosidad para los romanos.» Historia e tada, cap. 1. Esta observacion es muy conforme à la hecha por llerodiono, hablando del emperador Didio Juliano en el libro 2.º de sus historias. "Mientras Roma fue libre, dice, dos pueblos de Italia, vencedores de los griegos y de los barbaros, se adquirieron el dominio de la tierra y del mar. Pero despues que Augusto se apoderó del mando, y tuvo soldados mercenatios, ya el imperio vino à quellar como resguardado y cercado por el vallador inaccesible de grandes rios y fosos, asperas montañas y desiertos impracticaldes.» Y eso no obstante que para que aquella Roma republicana, célebre por tautos combates y victorias de sus escundras, hubiese de ser reducida á imperio, tuvo esto que decidirse en Aceio por un trianfo maritimo, cuya memoria se empeño Augusto en perpetuar con el magnifico canal de Roma, donde frecuentemente hacia representar simulacros de acciones navales.

(220)

giendo únicamente su rumbo por mares procelosos, hiciescu tambien zosabara las escuadras? ¿Que es lo que puede prosperar en manos de un ignorante dilapidador ó vicioso? ¿Y se dirá por esto que las riquezas que poseyeron es elemento de perdicion y ruina? ¿ó se dirá mejor, lo mismo que puede decirse de las colonias, á saber, que únicamente la estupidez desperdicia los elementos de opulencia y ecsaltacion? (1).

<sup>[1]</sup> En mis discursos ceronómicos políticas cité los testos de Brougham en su excinanc de política colonial y del traductor de la kintoria de la rey est de la casa de Borbon en España, escrit yor el inglet Coxe, probando lusts la evidencia que la política y despolítica de España en va de haber protectido de la posicion de la posicion de la colonia de la colonia

## PARTE SEGUNDA.

## PRÓLOGO.

PREPARASE, segun todas las apariencias, una nueva espedicion española que desde la Habana habrá de dirigirse al continente americano del Sud. Yo no quiero entremeterme à augurar cual será el término final de ella. Peronadie puede dejar de conocer, que de dos cosas habrá de suceder una. O las facciones que agiten el territorio donde la espedicion se dirija, se reunirán para rechazar alque contemplen: enemigo comun de todas, y entonces la espedicion será perdida; ó la espedicion logra atraerse los: ánimos cansados ya de facciones y anarquía, y entonces se verificara una conquista, que durara lo que durase y tendrá la utilidad y consecuencias que tuviese. Cualquiera que sea el estremo de esta disyuntiva que haya lugar en la empresa, conviene ahora mas que nunca el saber las causas que habian producido antes de ella la independencia en que de hecho se hallaba dicho continente; si la espedicion es desgraciada, para el convencimiento de cuan en balde es pretender fuera de tiempo lo contrario de aquello que lo pasado hizo ya necesario de suyo; si la espedicion es feliz, para que lo pasado sirva de advertencia é ilustracion en la conducta y sistema que respecto á lo futuro deba entablarse. Tal es el objeto de este escrito, limitado á las ocurrencias relativas al continente americano del Sud y al estado en que este se encontraba antes de la (224)

espedicion, de que tanto se está hablando al imprimirse este papel en agosto de 1829 (1).

<sup>[4]</sup> Como si en la presente obra se considerase algun mérito, este principalmente será el del tiempo y modo con que fué publicada en 18-90, he querido dejarla tal como entones la di á laz, a leva las correcciones y adiciones que tenia preparadas pra ma segonda elición en iguales circumatuncias à las en que se hizo la primera. Creo que sai resalta hoy mas la esertitad de mis raciocinios que los porteriores sucesos has compondado, tanto por lo que respecta al éstio de la espalición del general Barradas, como en cuanto à que el restablecimiento del also-batano en Paracia era el objeto y la consecuente a de la guerra de Esquaña e 1623.

Otte pederesa razon me risite koy pren reproducir mi data en los términos que deja disho. Persona muy influyarte en los efectiones de Procurantors de mi provincia intenté, aumque vansamente, privarme del homo de mi nombramieno à titud de haber yo tenido el poco tino de cerifre mis z'apmiere. Como de este obligado à presentarles la cuaria alegada para mi celusion. En vista de ella pedrini jurgar por si mismos imporcialmente del fundamento y del origen de la tachayes en me puna. Y al calificarlos, ruigoles tempa provente, que si en mis Apanter las llames el pano decen de vinilera el los constitucionis de el 103 y 1033 de impiota cargos que se les hicitros, la pressa que non el producto de la del cargo que se les hicitros, la pressa que non el producto de la constitución de la conspitución de la cargo que se les hicitros, la pressa que non el y que en el acuego cobaro may elevado destinos en las dos referidas é posas constitucionales.

# PARTE SEGUNDA.

### INTRODUCCION.

NADA es tan comun en las revoluciones políticas como el que contra aquellos que estuvieron al frente de los veneidos ó desgraciados en ellas, se fulminen de todas partes eargos contradictorios por cuanto hicieron ó dejaron de hacer. La vanidad de los que en tales revoluciones no figuraron, ó no figuraron tanto como pretendian, el modo vário con que cada cual suele ver las cosas, el desabrimiento de los infortunios, que aun entre los mismosdesgraciados lleva á acusar à otros de lo que uno padece, y como que se consuela con esto, el talento que se supone acreditar la crítica á mansalva, posterior al resultado de los acontecimientos, y cuando sin riesgo puede aventurarse que habria sido mejor lo que no llegó ni hade llegar ya á probarse en circunstancias idénticas, el interes de los que anhelan congraciarse con los vencedores; todo esto y la seguridad del poco aprecio que generalmente merece el que habla, no teniendo en su mano la fuerza, produce el natural efecto de que habiendo cada uno de acomodar á sus miras los cargos, vienen estos áser tan diferentes y opuestos entre sí como las ideas y el objeto de sus autores respectivos. Para los hombres imparciales y sensatos, estas diferencias y contradicciones mismas bastan ciertamente para dudar á lo menos, y no dejar arrastrarse del torrente de vanas imputaciones sin análisis severa de ellas y de los hechos á que ellas se refieren. Pero entretanto los egoistas, los traficantes con los desastres agenos y con las vicisitudes de todo género se prevalen para sus ruines proyectos de la facilidad con que entre el vulgo, mucho mas numeroso siempre de lo que, de ordinario se erce,

La colpa seguire la parte offensa In grido come suol (1).

En una época como la actual, en que tan llamada está la ateoción pública y el interes de las naciones de Europa hácia el estado de los pueblos de la América del Sud, las Córtes españolas y los funcionarios principales en el sistema establecido por ellas, no podian menos de verse espuestos á sufrir la suerte de que se les culpase de haber emancipado y de no haber emancipado las colonias españolas. El año 1824 aseguraba al Parlamento británico el lord Liverpool, que los gobiernos constitucionales de España habian sido mas obstinados que los absolutos en no reconocer la independencia de sus posesiones ultramarinas, cargo que tambien se les ha hecho por otras muchas personas de dentro y fuera de España. Por el contrario, una asquerosa turba de escritorzuelos venales que nunca conocieron patria, y que siempre han sido ignominia del suelo en que nacieron, se agolpa enrededor del trono del rev Fernando absoluto, para gritar que los gobiernos constitucionales de España fueron los que le emanciparon sus colonias del continente americano. Veamos, pues, lo que en el asunto nos dicen los hechos notorios. consignados solemnemente de la manera mas auténtica en la memoria de todos.

Preciso será antes fijar bien la euestion. No es de presumir que jamás haya habido nadie que creyese, que el vasto continente de la América del Sud habia de estar eteruamente dependiente de la España. La naturaleza que ha determinado el tamaño de todos sus seres físicos, lo ha

<sup>[1]</sup> Dante, parad. enat. 17. «No penseis, seffor, que yo llamo aqui vulço da gente pleieva y humille; que todo aquel que no sabe, aunque seffor y principe, parele y debe cutrar en el número de sulgo.»

determinado tambien á los cuerpos morales que forman las naciones. Ninguna ha subsistido mucho con las grandes conquistas que ensancharon demasiado los límites de su estension. Y si de esta regla no nos presenta una sola escepcion la historia de todos los siglos, aun refiriéndonos á aquellas naciones que pudieron ir agregando á su primitivo territorio otros territorios advacentes y contiguos. cómo era de creer que la España, cuya estension apenas llegaria à ser la 26,ª parte de la de sus colonias del continente americano del Sud (1), hubiese de estar dominando perennemente á este, del cual el Océano la separa por tan inmensas distancias? El imaginarlo solo seria suponer que unicamente en favor de la España dejase de tener lugar el sabido acsioma, de que en el escesivo engrandecimiento de las naciones va envuelto el gérmen de su disolucion; seria mayor ilusion que el persuadirse á que sobre una pequeña y desproporcionada basa hubiese de permanecer siempre una torre elevadísima, que en ningun teniblor de tierra pudiera venirse abajo. Todavía hay que añadir, que las grandes colonias remotas pueden acaso sostenerse mas tiempo, cuando las metrópolis adoptan el sistema que en la India, por ejemplo, ha adoptado la Inglaterra, que es el de dejarlas en su atraso originario para conservar en ellas la superioridad de la civilizacion curopea. Mas cuando la España fué trasladando desde luego

<sup>[1]</sup> Esto es la proporcion que resulte entre las 16-noo leguas enadradas de 2-al agraño de sieme las 8-80 nullles georgidenes candendas de 15-al graño que España tiene. y las 229/200 eme suponimo tener sus poseziones en el continente americano. Alea posiciones resplicibles en el nuevo centinente, diec Deuniu de Berameirano. La proposicione se politico de la comparcia del la com

É sus colonias todo lo que ella sabia, todas sus instituciones mismas; cuando desde la conquista ha procurado ponerlas al par de si, sin reservarse otra ventaja sino la de su comercio maritimo en cambio del ahorro de la sangre americana en sus guerras, y en cambio de otros muchos privilegios que en contribuciones y proteccion dispensaba á los indios, ¿cómo cabria el pensar que así que el continente americano español se reputase siquiera al nivel de su metrópoli, ó en disposicion de gobernarse á sí mismo segun los principios de los estados cultos, consintiese en proseguir sujeto á la España?

Y si no cabe pensarlo, la cuestion verdadera se reducirá á investigar, si el alzamiento de las colonias españolas del continente americano procedió de estar ellas de suyo dispuestas ya para la emancipacion, que el tiempo indefectiblemente habia de traer, ó si ha habido hechos, y cuales sean estos, que han precipitado la emancipacion antes de lo que debiera esperarse. Que las colonias españolas del continente americano no estaban aun de suyo dispuestas para la emancipacion parece demostrarlo su situacion actual; en la que sucediéndose sin cesar unas á otras las revoluciones, ni han logrado consolidar gobiernos estables, ni dejado por consiguiente de hallarse siendo presa de la anarquía. Por lo menos, de lo que semejante situacion parece no dejar duda es, de que las espresadas colonias no estaban dispuestas para constituirse en repúblicas. Y si lo contrario se hubiese verificado, ellas ofrecerian á nuestros ojos un fenómeno bien estraordinario en política, el solo que en su género se habria observado hasta ahora en el mundo, cual seria el de pueblos que sin previa oportuna preparacion pasasen súbitamente á regirse por instituciones democráticas. Si efectivamente saltamos por cima de los cuentos y romances de los tiempos fabulosos en que está envuelto el orígen de las repúblicas griegas y otras anteriores ó coetáneas, no me parece que podrá citarse ejemplar de pueblo alguno, que de monarquia haya pasado repentinamente á república, de cualquier clase que sea, sin previa preparacion de instituciones mas 6 menos liberales. Túyola Roma en su monarquia electiva y ea sus costumbres republicanas de establecer en tiempo de su monarquía las leyes, declarar la guerra y hacer la paz, nombrar magistrados y juzgar. Tuviéronla las repúblicas italianas y lombardas en los restos de instituciones que conservaron de la república romana, aun despues de la caida de esta. Túvola la Suiza, algunos de cuyos cantones se gobernaban repúblicanamente, aun antes del alzamiento que produjo la confederacion. Túvola la Holanda en la revolucion religiosa que precedió á su revolucion civil. Tuviéronla mas que nadie los E. U. de América en el conjunto de circunstancias que en breve diremos, y que serán siempre un nuevo testimonio de que « es querer engañarse muy estrañamente el creer que ni las revoluciones, ni las cartas, ni las determinaciones mas atrevidas y generosas puedan definitivamente nada en favor de los pueblos á menos de estar cimentadas y afirmadas sobre preparaciones eficaces (1). » La Francia misma cuando quiso constituirse en república, para lo que no estaba de antemano preparada, puso en riesgo la república americana á que tanto había contribuido, y que se vió espuesta á zozobrar por aquellas sociedades democráticas, imitacion de los clubs de jacobinos, y que cesaron al mismo tiempo que estos (2).

Los hábitos mánárquicos contraidos por las colonias españolas durante mas de tres siglos, la práctica ignorancia del mecanismo sutil de otra forma de gobierno, el estado de sus luces y costumbres, tan distante de la simplicidad primitiva como de los conocimientos refinados que llevan á los hombres al mando de la igualdad, el recuerdo mismo de los emperadores ó incas que se conservaba tan grabado entre los indios, parece que da márgen á ereer, que quizás la independencia de las colonias españolas del continente americano se habria realizado mejor, si en ellas se hubiese preferido el establecimiento de monarquías. ¿Mas cual era el momento de inteatar dicho es-

<sup>(1)</sup> Aignan, historia del jurado, cap. 14. (2) Marshall, vida de Washington, tom. 5, cap. 8.

tablecimiento? He aquí el punto en que podrian tal vez no estar de acuerdo el verdadero cosmopolita, el especulador estrangero, el patriota americano y el patriota español, Natural es que este último descara que la independencia del continente americano del Sud se retardase lo mas que fuese posible, al paso que aquellos otros desearian acelerarla. Pero el momento había de llegar precisamente, y nunca podia ya estar muy lejos, en que aun todo ilustrado patriota español hubiera de convencerse de la necesidad de la separacion de la metrópoli y sus colonias del continente americano, ó bien de la imposibilidad de evitarla; y entonces la mútua conveniencia habria dictado los términos recíprocos de conservar relaciones útiles entre las partes que fueran de un mismo imperio, y que pasando á dividirse en estados diferentes, no por eso olvidarian los vínculos fraternales que las habian unido primero. Si el momento de la separacion era realmente ya llegado de suyo cuando la separacion se ha egecutado, ningun cargo debe hacerse á los que en él manejaron los negocios públicos de España, porque en vano es resistir lo que es necesario ó imposible de evitar; si no era llegado de suyo y la separación se ha precipitado en daño de la España, á quien convenia retardarla, y en daño de las mismas colonias españolas del continente americano, á quienes convenia que su emancipacion de la metrópoli fuese organizando en ellas gobiernos monárquicos, análogos á sus luces y costumbres, la culpa de los males ocasionados en lo sucedido deberá esclusivamente recaer sobre los que á la tendencia natural de dichas colonias hácia su emancipacion, añadieron un prematuro impulso para su movimiento insurreccional con direccion democrática, y sobre los que fueron aumentando violencia á este impulso, ó no supieron contenerle. El ecsámen de cuanto ha ocurrido en la materia nos guiará al descubrimiento de todo los que pueda servirnos para el juicio de ella.

#### CAPÍTULO I.

Hechos de los reinados de Cárlos III y de Cárlos IV, con que se fué promoviendo la revolucion del continente americano del Sud.

No será menester gran perspicacia y trabajo para el convencimiento, de que aun los meros aucsiliadores del movimiento insurreccional republicano de la América del Norte deben ser contados en el número de promovedores del movimiento insurreccional republicano de la América del Sud. La América del Norte al intentar su revolucion se encontraba ya en la virilidad política que la tenia preparada para la independencia, y en sus propias instituciones y costumbres, y además en la especie de habitantes que formaban su esclusiva poblacion, tenia tambien la preparacion necesaria para constituirse en república. La tolerancia religiosa que llevaron muchos de los fundadores de colonias en ellas, prófugos del fanatismo de su patria, el pleno dominio que ya por privilegios reales, ó ya por compras á los indigenas del país adquirieron sobre él algunos de dichos fundadores, la federacion á que habian sido inducidas las colonias por su sistema representativo, el derecho en que ellas se mantuvieron siempre de dictarse sus propias leves, de imponerse tributos y sostener guerras de su peculiar interes, la illustracion general en una poblacion que puede decirse toda europea, habiendo desaparecido de ella los indios, su despego del fausto corruptor y de las costumbres góticas de la corte de que dependian, y los débiles vínculos que por esta reunion de circunstancias ligaban con su metrópoli á la América del Norte, proporcionaban á estala facilidad de romperlos ventajosamente, y no menos la proporcionaban su tránsito á gobierno republicano, con solo sustituir á la presidencia perpetua de los estados, que desde tan lejos ejercia el rey de la Gran Bretaña, el nombramiento temporal de un presidente dentro de los estados

mismos (1). No necesitaban, por tanto, estos de promovedores estraños de la emancipacion á que de suyo se encontraban tan dispuestos; bastábales una ocasion que escitase su energía y sus recursos, y la ocasion la tuvieron en la violacion de sus fueros á que se arrojó la metrópoli, cuando quiso someterlos sin su consentimiento á impuestos, y á impuestos gravosos y vejatorios. Mas á pestar de la preparacion en que la América del Norte se hallaba para la independencia, y á pesar de la energía y recursos á que apeló para conseguirla, el écsito de la lucha no parece que la habria sido favorable, si dentro y fuera de la Inglaterra no se le hubiese prestado tanto aucsilio. La eposicion que dentro de la Inglaterra se hizo á los ministros que sostenian la guerra, solamente quizás porque otros hombres deseaban coura solamente guizás porque otros hombres deseaban coura solamente guizás porque otros hombres deseaban coura solamente quizás porque otros hombres deseaban coura su puestos (2), a unque fué la magnetica de la la facela de la fuerta de l

(1) a Los instituciones recibidos de Inglaterra estaban admirablemente calsuladas para prepara el camino á una templada y molerada regúslica... Así en la independecia no hubo mas que lacera algunas nodificaciones y variaciones en ciercos hábitos anteriores, guardando los mismos cardinales principios de golicares que hábitos auteriores, guardando los mismos cardinales principios de golicares que hábitos auteribados. Alla seguida alla forma que como fotar de la como foto de la como foto de la como foto de la como foto.

Lierno que se hallaban establecidos. » Marshall, alli, tom. 2, cap. 6.
(2) Junius, carta. 1. Sabido es que así que el lord Chattam creyó bien agarrado el poder en sus manos, fué uno de los mayores opositores à la independencia de los Estudos Unidos, à los que nun despues de sa independencia trató de volver à la unión con su metrojoli por medio de aquel doble plan que al efecto con-ecrtó con su cuñado el lord Temple, y que tan conforme era al deseo de Jorge III, de no soltar enteramente sino con su corona y su vida la soberania de la América - Vida de Franklin, cap. 11. - Sabido es que él fué quien proclamó en voz en cuello, que los colonos del norte de América no tenian derecho para manufacturar ni un clavo de herradura. - Brian Edwards, historia civil y comercial de las colonias inglesas de las Indias occidentales, tom. 2, lib. 6, cap. 5. - Y sabido es que su hijo burlanda luego tantas esperanzas liberales come habia hecho formar, lo que eon su empeño de sostener la guerra contra la Fran-ein procuró mayormente, fué conservar en el interes del influjo aristocrático el mismo poder que se le escapola de entre las manos. Tal sué el motivo de su eclebre proverbio, paz d la América y guerra d la Europa. En sustancia equivalia à decir, apliquemos todos nuestros esfuerzos sin distraccion alguna à sofocar inmediatamente en Europa los principios democráticos, perjudiciales à la aristoeracia inglesa, que por aliora podemos dejar correr siu tan grave riesgo en América. Tal era el hombre que nunca quiso transigir con los principios pelíticos de la sevolucion francesa, que no eran sustaneialmente otros sino los de la revolucion de América; y tal debió ser el mado con que concibió la idea, á que no quiso ó no osó reminciar, de que los intereses generales de Europa residian en el interes particular de la Inglaterra, esto es, de la aristocracia inglesa. Hecres, que en su historia moderna nos pinta el estácter de Pitt, no deduce los mismes consecueucias que yo; pero ellas se derivan naturalmente de las reflecsiones incontentables de la citada revista británica de junio de 1831.

oposicion mas impopular que acaso jamás se habrá visto alli (1), al cabo paralizó al gobierno ingles para no esforuar, ni continuar las hostilidades. Pero sobre todo, lo que decidió la independencia republicana de la América del Norte, fué la ayuda que le suministraron la Francia y la España (2).

Y podrá nadie concebir la razon que asistiese al gobierno español para proteger la independencia republicana de la América del Norte? Ideas filantrópicas con respecto á la América del Sud, aun cuando tuviesen margen en el negocio, no podia ser, porque si lo hubiesen sido, nadie le impedia realizarlas, y en vez de realizarlas, mostró de allí á poco la mayor oposicion á ellas. He dicho aun cuando tuviesen márgen en el negocio, no solo por lo que ya dejo espuesto en órden á la falta de preparacion de la América del Sud para gobiernos republicanos, sino porque aun entonces podria ser un problema para los verdaderos filántropos, si convenia ó no que la América del Sud permaneciese todavía unida á la España. Los verdaderos flántropos en lugar de eshalarse en declamaciones pueriles contra el derecho de la España á la ocupacion de sus dominios ultramarinos, se emplearian mas útilmente en la averiguacion de las positivas ventajas ó desventajas de estaocupacion por el tiempo que fuese mas conveniente á los hombres en general. El derecho de la España sobre sus do-

<sup>[1]</sup> Lord Rusel, ensaro sobre la kistoria del gobierno y de la constitu-ción de Inglaterra decde Enrique VII hasta nuestros dias. [2] Meléndose un estito é imprecia historiador de la guerra americana enego de todas las eireanstancias que favorecieron la independencia de los Estados Unidos, dice: « si se quiere averiguar por que razon fueron vencedores los americanos, y como no les fué entoners ó despues fatal la guerra, se encontrará que esto ha sucedido, porque en vez de haber tenido por rivales ó enemigas las otros naciones. las tuvieron al contrario por favorecedoras ó amigas, y aun por aliadas s Carlos Bota, libr. 14.

En la carta que Washington escribió al Congreso en agosto de 1776, lamentandose del abandono en que se hallaba el ejército, al que, así como tambien á la autoridad civil, percia temerse mas que al enemigo, decia: «la generosidad de nuestros aliados tiene ciertamente derceho á toda nuestra gratitud; pero el dejar enteramente la obra en manos de ellos no corresponde al honor de la América, mi al interes de la causa comun. . Marshall, historia de la vida de Washington tem. 4, cap. 7.

minios ultramarinos siempre fué ni mas ni menos el mismo que el del mejor de los conquistadores en los pueblos de que se apoderaron; la posesion en lo interior, y les tratados en lo esterior son los títulos que siempre han legitimado las adquisiciones (1). La mayor ó menor distancia de unos paises á otros no puede aumentar ni disminuir la justicia de la adquisicion, y si no la aumenta ó disminuye, con igual razon podrá declamarse contra el derecho de España sobre sus dominios ultramarinos, que contra todas las agregaciones de los pequeños anteriores estados que hoy forman las naciones de nuestro continente, las cuales si hubieran de desmembrarse segun todas las que antes fueron partes independientes, nos volverian á los siglos del feudalismo, ó al caos en que estuvo la Europa hasta el siglo XV. Y si la conveniencia pública de todos los mismos infinitos pequeños estados que anteriormente se hallaban separados é independientes, y hoy forman pocas y grandes naciones, ecsije que ellas se mantengan cual se hallan hoy, este será tambien precisamente el punto de vista, en realidad filosó-6co, en que deberá considerarse, si la conveniencia reciproca de la América del Sud y de su metrópoli requeria que aun subsistiesen unidas, cuando aquella ha pugnado por declararse independiente. Señalo esta época, porque refiriéndonos al tiempo del descubrimiento de la América. y á los tres siglos que le siguieron, ; quien podrá negar que la España ganando á la América para la civilizacion, y para la industria y aumento de la poblacion europea abundantes minas de metales preciosos y el comercio de frutos coloniales, hizo al mundo todo un servicio importan-

<sup>[1] «</sup>El tiulo cin que varias potencias tienen abora territorios coloniales es porece menbo al que han territorio todas las neciones para postere sus dominios en teolos tienque y pateros alel globo; el derechó del mos luvrie y mos asutos, ciprido sobre aqualos agon con lan polido resistirão é readirão, y consentido por otros que no se han istevida ó aponeros, ó han porteirpolo del despojo. Esta estension de poler nos closor como finicidade en estronófinirás toblencho injusticia, siniciamente por que la terilo laçar algunos años despos del periolo en que las modere portan mediando de catallecere que los mismos molitos, y por que las reglas que portan mediando de catallecere por los mismos molitos, apor que las reglas que portan mediante de catallecere por los mismos molitos, apor que las reglas que no fueron inmolitutamente estradidas é mas remotra eccusa de sus empresas promptos, escent, y eccimente de la política colonial.

tisimo, un servicio que jamas ha conocido ni conocertigual en ningun género de conquistas ni conquistadores? (1) La importancia de este servicio, que al mundo todo hizo la España, mediriase muy estrechamente por los solos la-lances de caja de los negociantes. Ventajas de 6rden mas elevado produjo á las ciencias y á la libertad, que son las fuentes verdaderas de toda prosperidad. El descubrimiento del hemisferio occidental acabó de abrir el gran libro de la naturaleza, en que tan útilmente despues leveron Gallicy, Newton, Linneo, Jorge Juan, Foureroy y Lavoissier. Desde entonces tambien las riquezas industriales del comercio y de la navegacion, y el espíritu y conocimientos que á la par de ellas caminau, fueron multiplicando los medios victoriosos de alogar el feudalismo y de establecer legitimos gobiernos representativos.

Prescindiendo, empero, de estas reflecsiones, que tanto polivian estenderse si no me desviasen de mi principal objeio, debo inicamente contraerme ahora á la serie de los hechos que han venido á producir el alzamiento del continente de la América del Sud en el tiempo que se ha verificado. Yo soy el primero, que como hombre libre me congratulo por la independeucia de los Estados Unidos del Norte de América, y congratulo en este sentido á cuantos tuvieron parte en el feliz écsito de una lucha, que terminó por el establecimiento de una república, donde viven tantos hombres libres del país, y donde encuentran y encontraria asilo tantos otros hombres libres de todos los países en que la libertad se halle proscripta. Lo mismo me habria congratulado de que en la América del Sud se hubiese te-

<sup>[1] «</sup>Nodie controveriré que la Eurepa debe al desembrimiento de la Artérina las méjons aimpres cièmes la méjons aimpres de les apricilitars, de su indistria, de un omercio y de sus artes; que ella le debe, sobre tolos, el destrollo de un conocimiento, que litarando los esprittus, han orregido tantos almons y dispoda untare crores functios, que ún coloni a no habria persperidad deshe Gádir hans Arcânglo, ni en las ciudades y aldeses, ni en las orillas del may, ais como tompoco en lo interior de los campas, suprasto, que el hieu asir de los caropeos, fartes, debiles, ricco à polpres, non calitore la letras, la ciencia si de su artes, on sen meros jornalerca, se halla subordinado à la serte de las colonias del mero meros jornalerca, se halla subordinado à la serte de las colonias del mero meros jornalerca, se lealla subordinado à la serte de las colonias del mero mento. Donado de Erry, la elergo y la Angerica comportado, tom. 2, 16.3.

nido igual resultado, si bien como español habria procurado enlazarlo con la prosperidad de mi adorada patria. Mas cuando el gobierno español, ó por efecto de su amor al poder absoluto (1), ó por conviccion de que la América del Sud no estaba aun dispuesta para la independencia, ó por que creyese que esta á la sazon era incompatible con los intereses de la España, no queria la emancipacion de sus colonias del continente americano, ¿cómo contribuyó á que pegado á ellas se estableciese un estado independiente y republicano?, ¿cómo pudo dejar de prever que este ha-bia de estar constautemente incitando con su ejemplo y con sus manejos y socorros á que le imitasen las demás colonias del mismo continente? Nada estendió tanto las ideas. el ansia y el prurito de república en Francia, como el completo triunfo de la América del Norte; nada hizo creer tanto como él, que fuese realizable en la práctica lo que antes se reputaba únicamente teorías y entretenimientos de fantásticas quimeras de los literatos franceses; nada, en fin, inclinó tanto la Francia (2) á la revolucion como la revolu-

<sup>(1)</sup> Cárlos III ecigis con rigilez la obeliracia mas prontry mas abadus à m voluntad. Orne, la Expaña hoje los preyes de la casa de Borton, treduccion franceta de Murrel, tom 5, cap. 79 y 80 del original ingles: e El despaismo miniterial nació ambien en su cricado, a shade Murrel en su prumer capitulo adicional, tomo. 6 « Los principes de la casa de Borlon en Esprita, disc todas is ademas el mismo Murrel; e au cop. 4 adicional, incluso Cários III, nunca se moutamon dispuestos 8 quatra de la principecion de las Córtes en los negocio estambat. Procuraron fenetemente couservar us pales abadicos en la mostra que considera en la megacia restruira.

<sup>(2)</sup> Caando en 1790 Tippoo-Sub pilló serretamente Good hombrer à la Francia, con los que se prometia célar de la India à lo inglevas. Luis XVI, aumge la espedicion que se preparaba contra Argel y los socortos que se envishos à Sto. Domingo propoceinataba los mellos de bacerlo con disimilos, se negó à la propessa diciendo: «esto se preceris mucho al reçocio de la América, del cual mora mo accordo din pratz. En aquellos tiempos abaseron an proc de mi javenta. y lovilles, Memorias particulares para servir á la historia del fin del reinado de Luis XVI, cop. 11.

Mobuer, en sus Memorias sobre colonias, nos esplicó el abuso á que en este punto aludia Leis XVI. diciendo que el monarca había sido el único, que en el Convejo fié de dictámen contrario a los ascellios y guerra de Américo, pero que cello fin Agolino de sus ministres « En cieno naumo creabi o propuncia de la contrario de la contrari

cion de la América del Norte. Esta es una verdad reconocida y confesada por todos los buenos historiadores de la revolucion francesa (1), y que aun sin ellos no podemos menos de saber cuantos hemos vivido en su tiempo. Y si esta verdad pudo no ser pronosticada por el desgraciado Luis XVI, porque juzgase que el teatro de la revolucion americana estaba muy distante de la Francia, ¿cómo las consecuencias de una revolucion republicana en el nuevo mundo trans-atlantico no ocurrieron, ni fueron adivinadas por Cárlos III, que veia las colonias españolas confinantes con el mismo teatro de aquella revolucion? ¿Cómo pudo ocultarse á Cárlos III que el mismo espíritu que prevaleciera en el norte de un continente tan lejano de su autoridad. cundiria rápidamente al sud del mismo continente, con tanta mayor facilidad, cuanto mayor debia ser al efecto la combinacion, así del nuevo estado que adquiriese una consistencia politica, como de la metrópoli á quien se hacia la guerra para despojarla de sus colonias? (2). ¿Cómo si-

la vida de la reina Maria Antonia, eseritas por su esmarera mayor Mine. de Compun, cop. 13. No es abora del caso analizar las diferentes revultas que la Francia y á la España pulo haber traido el socorro dado à Tippoo-Sach respecto al que se dió à la América del Aorte, en cuya guerra Tippoo-Sach fué aliado de la Francia y de la España.

<sup>[1]</sup> Paude lecirs bion riprosada en la sucinto recapitulizion que de los causas de la revolución franceas se hace al priucipio de las Mercoiris, que se publicaro con el nombre de Paudé. Todovis sun dispues de los prácticos desengeños de la revolución francesa, el visconde de Chotesubironal ha creido, que por el establecimiento de republicas en América corren risgo las antigues a monaques de Europa, segum pode verse en la nota que á favor de los griegos estribió en 1835.

<sup>[2]</sup> a Tres causa principales, dice Lall-ment en su hastoria de Colombia, preparano la emanépsico de las colonias capitolists: la politica de Inglaterra, que construetuente, quiso derrileve la dominación españolas el nestre mondo. la independencia de la Estabe Unideo que him penera i los maeriemos tels Sud independencia de la Cardina de Cardina de la América del Sud lo dicen, además de ctros machos hechos públicos desde lanços, o conocidos 20, los infinitos in ejeces que con abiente, ano estado pelesardo en favor de ella por mar y tierra, seministrindote toda especia de soba de la Cardina de Cardina

quiera Cárlos III no escucho y tembló al aviso que ya de antemano algunas de sus propias colonias le estalian dando de su desco de emanciparse, bien á las claras mostrado por la resistencia que oponian á obedecer á la metrópoli en materia de impuestos, que precisamente fué por donde comenzó la revolucion de la América del Norte? (1). Cárlos III, tan vengativo como supersticioso, tan debil como obstinado, tan timido como despótico; Cárlos III, cuya conducta ofrece tantas contradicciones espantosas, tantas singularidades ridículas (2); Cárlos III, á quien comparaciones y el natural progreso de las luces en su tiempo le han grangeado una fama algo seinejante en ciertas cosas á la de Augusto, Leon X y Luis XIV, y de la cual acaso no vendrá mal el decir que

<sup>(1)</sup> Este desse de emoneiparse esturo manifeciandos s'empre mas proticularmente en el Peri desde las discumiens de sus comprisvulores. Errilla con su pemo ha lecho Limona Is abellina de los assuesanos en el siglo XVI. A principios del XVIII hado tambien en el Posto il el simiento de Almona Bhette proclimando libertud. El de los chanchos en 1/25 fair un serio, que abatmó infanto al virry efectos es parson menhos familias si los chapechos, que quedano desde entanes substraidos de la nhedirencia al gobierno español. Eladato niches indios su las montabas de las Andrés, confinantes por el E. con Tarma y Josip. Pero sobre todo, en el año de 1/55 e las sublenciones de las provincias de Méjien y Quito, y en la isla de Caba, de resultas de los nueres planos de rentas de tiempo de Emechadas y maltratadas en Méjien y Quito, y en la sida de Caba fair destraida la factoria de tabasco del reya. Traduc, citada de Care, 10m. 4, equ. 63.

<sup>(2)</sup> Su escesivo autor à la esza padiera contruse en este número, como los retremos de su supersteien, el empeño de repetir siempe en om mismo sitio, di y hora lo que una vez habia hecho, la mania de couserv t roda la vidar nas bolsillos los injuertes de su infanria, etc., il las grava pera con que estrigia à foi que violatan el sagrada de sua bosquer, no hubicare convertido en di la diversion se a rerelitabre enveldad de conzens. Sei hellotas consolar en circla tencada que la habia sufrido, y ardicendo en consolar en circla tencado por sen sen per la destre dicion III. Campilda la condena volvió à su casa el que la habia sufrido, y ardicendo en desco de veuganza assinó al guarda que la habia sufrido, y ardicendo en descos de veuganza assinó al guarda que la la tiva sevicio del castigo del condicio de lo cual fie despos aborcado. De mantere que la atroa sevicio del castigo del robo de seis lelletas troja la muerte de dos hombres, la devalsarim de dos familias, y dos posevos eniminates. Pécase el cop. In tentra de descondinarios de la cual de descondinarios. Con contractico del costa de cual de cual de le deligio de la contracta goldinario en continuario cual cual ser cual se conference cual successor eniminates. A create el contraction política en contracta política en cual ser contracta contracta política en cual su conference cual ser conference cual ser conference cual ser conference cual ser conference contracta política en cual ser contracta política en cual ser conference c

C'est sonvert du hasard que pait l'opinion Et c'est l'opinion qui l'ait toujours la vogue [1],

pudo poner al lado de sus funestísimas espediciones de Argel y Gibraltar el desacierto del aucsilio dado con sus escuadras á la revolucion de la América del Norte, supuesto que tan repugnante le era la emancipacion de la América del Sud. Un personal resentimiento de los ingicses, y una ciega aficion á sus parientes le hicieron abandonar el prudente sistema de independencia política, que liahia abrazado su hermano Fernando VI, y fueron causa de aquel célebre pacto de familia, origen del grave error espresado y de otros muchos fatales, que trascendieron á lo sucesivo en harto detrimento de la acuitada España (2).

Los hombres previsores é ilustrados de la nacion conocieron desde luego las necesarias resultas que sobre la América del Sud habia de tener la emancipación de la del Norte. Entre ellos se distinguió muy particularmente el conde de Aranda, que apenas vuelto de Francia de firmar, en 1783, como plenipotenciario español, el tratado de paz

La Fontaine, fab. 15, lib. 7.
 Cuando en 1741 la luglaterra quiso obligar al rey de Nápoles á la neutralidad en la guerra de Italia, el oficial de la escuadra inglesa que fué à intimar que à no tener réceto dicha neutralidad, la capital de aquel reino seria homber-deada, viendo que los ministros trataban de eludir la contestación perentoria, sucó el reloj, y dijo que la respuest i habis de darsele en el termino se una hora. Carlos III conservó toda su vi la la memoria de esta humillacion, que no dejó de influir en su politica cuando llegó à ser rey de España. Truduc. citada de Coxe, tom. 4, cap. 15.

Como miembro de la casa de Borbou, Cárlos III tuvo una inclinacion no menos fuerte que notural hácis la Francia.... En efecto, si se esceptuan los últimos años de su reinado, les operaciones principales de su gobierno fueron dirigidas mas bien por miras y princip os de la política estrangera, que por los intereses reales de la nacion que el mand ba. Ib tom. 5. cap. 79.

La gran transceion del reinado de Cárlos III, en que este monarca oyó antes sus afecciones ó resentimientos personales que los consejos de la saladuria, fué el pocto de familia, firmado el 15 de agosto de 1761. De él decia Grimaldi, que podria muy bien ser un negocio de cor zon de parte de los reyes de Esp fia y de Proneia, pero que verdaderamente no par eso dejaba menos de ser un lazo tendido al ministerio español por el duque de Choiseul, à fin de que abandonase la neutralidad que babia sido el blanco del gobierno presedente, y pura envolv-rio en las cuestiones entre Francia é Inglaterra. Muriel, cap. 3 adicion el de dicha traductom. 3.

entre España, Francia é Inglaterra, por el cual se sancionó la independencia de los Estados Unidos de América, no pudo menos de elevar á Cárlos III una esposicion que hará eterno honor á su talento, á su saber y patriotismo. «Acabo de firmar, dijo en ella, entre otras reflecsiones, á cual mas esactas y profundas, en virtud de los poderes y órdenes que V. M. se dignó darme, el tratado de paz con la Inglaterra. Esta negociacion, que segun los honrosos testimonios que de palabra y por escrito se ha servido V. M. darme, debo creer haber sido concluida conforme á las reales intenciones, ha dejado sin embargo en mi alma una impresion dolorosa, que me creo obligado á manifestar á V. M. La independencia de las colonias inglesas acaha de ser reconocida, y esto para mí es un motivo de temor y de pesar.... Esta república federal ha nacido pigmea, por decirlo así, y ha necesitado el apoyo y la fuerza de dos Estados tan poderosos como la España y la Francia para lograr su independencia. Tiempo vendrá en que llegará á ser gigante, y aun coloso muy temible en aquellas vastas regiones. Entonces ella olvidará los beneficios que recibió de ambas potencias, y no pensará sino en engrandecerse.... Su primer paso será apoderarse de las Floridas para dominar el golfo de Méjico ..... Estos temores son, Señor, demasiados fundados, y habrán de realizarse dentro de pocos años, si antes no ocurriesen otros trastornos mas funestos en nuestras Américas..... Una sábia política nos aconseja precavernos de los males que amenazan.... Y despues de haber considerado este importante negocio con toda la atencion de que soy capaz, y segun las reflecsiones que me han suministrado los conocimientos militares y políticos que he podido adquirir en mi larga carrera, pienso que para evitar los males de que estamos amenazados no nos queda otro remedio que el que voy á tener el honor de esponer à V. M. Debe V. M. desprenderse de todas sus posesiones del continente americano, conservando solamente las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte setentrional, y alguna otra que pueda convenir en la meridional, con el objeto de que nos sirvan como de escalas ó factorías para el comercio español. A fin de ejecutar

este grande pensamiento de una manera que convenga á la España, deberán colocarse tres Infantes en América; uno de rey de Méjico, otro del Pení y el tercero de Costa-firme. V. M. tomará el título de emperador.» Sigue el modo con que deberían enlazarse las tres nuevas monarquías con la España, y las ventajas que esta debería sacar de ellas en recompensa de la independencia que las concedia (1). Cárlos III empezó á sontir el daño que había hecho cuando ya no tenia remedio; y escusándose primero á reconocer la nueva republica, y reconociéndola al cabo por medio del ministro americano en Madrid, se consolaba buenamente diciendo que él nunca había hecho directamente tratados con los Estados Unidos de América (2).

Triste consuelo debiera serle este, cuando aun antes de firmar el referido tratado de paz veia ya ardiendo el fuego de la insurreccion en las colonias españolas del continente americano. Aun sin hablar del que pronto pudo estinguirse el año 1781 en la ciudad del Socorro, provincia de Quito, el que desde Oruro se encendió en el mismo año de 1781, esto es, á los dos años de la famosa convencion de Araniuez, en gran parte del Perú con esplosiones en las distantes provincias de la Nueva Granada y Méjico. fué tan considerable, segun Coxe, como que Tupac-Amaro llegó á reunir bajo sus órdenes hasta 60.000 hombres, de los cuales 20.000 estaban armados à la europea, con cuvomotivo añade el mismo autor, que «si la Inglaterra hubiese imitado esta vez la conducta de la España hácia la Inglaterra, se habria asegurado otro imperio á los Estados independientes en el nuevo mundo (3). » En buen hora que

los lugares vecinos.

<sup>[1]</sup> Esta esposicion ha sido publicada por Muriel en dicho cop. 3 adicional.
2) Obra citada de Coxe, traduc. de Muriel 10m. 5, cap. 26.

<sup>[3] 16.</sup> En una nota que Mariel pone al fin de dirho capitulo, refuirdone à moticia del baron de Hamboldi y do crus que lablian nide comunicadas al general moticia nide sum comencia al capitul y do crus que labilian nide comunicadas al general Goyeneclin, nunque se niega que entre las tropas de Tupac-Amaro bubices algumas armadas perfectivement é à le suropos, no puede menos de confereive que el uimero de cribet-les era tan gronde, que si el general espiñol don José del Valle hubices pentido la bastila que dió en la provincia de Tuni, las consecuencias habrian sido funciana, no solo respecto à los intereses de la metrópoli, sino vivosimilment tambion respecto à totolos los lianocos establecidos en las fidades de la Cordillera y en la production.

la insurreccion del Perú no tuviese, si se quiere, la tendencia republicana de la de los estados unidos del Norte. no obstante que es difícil augurar en lo que habria venido á parar, y en buen liora tambien que en una y otra no se procediese de aeuerdo. Pero ¿quien podrá dudar que aun cuando para la insurreccion de Tupac-Amaro en nada sirviese de estímulo, lo que no es fáeil tampoco de creer, la del Norte de América, se aprovechó á lo menos la ocasion que para la independencia del Perú daba el empleo de las fuerzas del gobierno español en sostener la insurreccion de la América del Norte? Al cabo la fuerza militar española logró sufocar entonces la insurreccion de Tupac-Amaro, y con atroces castigos vinieron á pagar los complicados en ella, así como en tantas otras eonspiraciones ultramarinas han pagado otros, la culpa « de aquel gobierno español que debia considerar como su propia obra todas las tentativas de rebelion, pues que habiendo por su parte favorecido la revolucion de las colonias inglesas, habia en cierta manera abdicado por sí mismo su dominacion en América (1).

Si ya durante la guerra de la independencia del Norte de América el gobierno español tuvo serios motivos de alarma sobre la tranquilidad de las eolonias españolas, por que sublevaciones en varias partes de Méjico y del Perú le hacian ver que habia sido impolítico el mezclarse en los disturbios ocurridos en las colonias de otras naciones (2); despues de ella fueron va en breve frecuentes los avisos de los vireyes del Perú, de Santa Fé y de la Nueva España sobre los gérmenes de libertad que iban fermentando en las cabezas de los habitantes de sus vireinatos. Algo mas adelante hubo ya que desbaratar conspiraciones formadas porlos españoles americanos, á quienes el amor de la independencia, las doctrinas de la revolucion francesa y sugestiones estrangeras provocaban à designios hostiles (3). Y si de la insurreccion de Tupac-Amaro, durante la guerra en favor

<sup>(1)</sup> Muriel, cap. 3 adicional. (2) Traduc. citada de Coxe, tom. 5, cap. 26. (3) Muriel, cap. 3 adicional.

de la de los Estados Unidos de la América del Norte, ha querido disputarse el que tuviera ó no tendencia democrática, no puede caber la misma disputa acerca de los designies hostiles de varios puntos de la América del Sud posteriores á dicha guerra, porque todos notoriamente han tenido la tendencia republicana en que han sufrido tantas calamidades. Y si esta tendencia republicana, en que se supone haber influido las doctrinas de la revolucion francesa, no se imprimió á la Francia misma sino, en mucha parte à lo menos, como consecuencia del establecimiento de una república en la América del Norte. quien bajo todos conceptos sino « la administracion española fué la que escitó por sí misma sus vastas posesiones del continente americano á la independencia, haciéndolas sufrir los horrores de una guerra devastadora? (1). . ¡No se habria siquiera evitado esto último, ya que el impulso para la independencia estaba dado tan fuertemente, no se habria siquiera contenido el movimiento republicano y promovido el establecimiento de monarquías en el nuevo mundo, no se habria tambien conciliado la emancipacion de la América del Sud con los intereses de la metrópoli, si ya en el caso en que la España y sus colonias se hallaban, se hubiese adoptado el proyecto del conde de Aranda ú otro que sustancialmente se le pareciese? ¿Y cuyo será el cargo de haber á un mismo tiempo dado el prematuro impulso á la emancipacion de la América del Sud, é impulso hácia una democracia para la que no estaba preparada, y de no haber aprovechado el instante que acaso era favorable para constituirla en monarquías, ya que era visto que despues de la independencia de la Ániérica del Norte no podia menos la América del Sud de dejar muy pronto de ser colonia dependiente?

Muerto Cárlos III, su segundo hijo Cárlos IV, á quien el padre antes de salir de Nápoles habia declarado la sucesion al trono de España, por que su hijo mayor don Felipe era totalmente imbécil, en nada pensó menos que en

<sup>[1]</sup> Muriel, en el lugar citado.

algunos de los convenientes arreglos que el crítico estado de la América del Sud ecsijía por instantes. Combatiendo la revolucion francesa creyó que todo lo compondria en América y en Europa. Ninguna cosa podia discurrirse mas impolítica ni mas contraria á los intereses de la España que la guerra con Francia. El ilustre conde de Aranda se atrevió á manifestarlo á Cárlos IV, antes y despues de comenzada la guerra, con la misma entereza que habia mostrado con Cárlos III relativamente á los negocios de América. Por premio de su celo y de la suma discrecion de sus consejos no recogió sino los insultos de un lampiño diplomático, que por merced de la reina María Luisa acababa de pasar del manejo de las riendas de un caballo, al manejo de las riendas del Estado. Cárlos IV, á quien agraviaban mas que al mismo conde de Aranda los insultos que en su presencia hacia la impudente avilantez de Godoy á las canas venerables de tan digno y fiel servidor del trono y de la nacion, dispuso que el conde de Aranda fuese desterrado á Granada, y que se continuase activamente la guerra, segun la opinion del nuevo improvisado ministro. La guerra se comenzó, se hizo y se terminó con el écsito que es notorio.

Desde 1630 se habian ido los franceses estableciendo mas ó menos furtivamente en la isla de Sto. Domingo (1);

<sup>[1]</sup> La comquitta de Santo Domingo sobre los españoles exterminadores de los Indigensas, tien bechas por los Filiastriers y Boucariers y acordandose de que ran franceses, la ofrecieron á Lais XIV por un acto de su mera voluntad. Hasta el año 1666 la Francis no estrá de primer gobrendor à Bertandi d'Ogeron. Ais es espíca el colono O'hibiell, para quien si no era legitimo el derecho de conquista que sistia à los espínicles segun la práctica penerel de la neciones, los nea de la composita de la constanta de l

pero como apéndice al tratado de Paris de 1783, en que se reconoció la independencia de los Estados Unidos de la América del Norte, no solo se reconocieron tambien, sino es que se ampliaron muy considerablemente los establecimientos franceses en dicha isla de Santo Domingo. Apenas principiada la revolucion de Francia, el gobierno español que se habia propuesto combatirla en Europa, quiso asímismo combatirla por medio de la América, à cuyo fin prestó todo socorro á los negros esclavos Juan Francisco y Biassou, que proclamándose defensores de Luis XVI en Santo Domingo, alzaron el 22 de agosto de 1791 el pendon de la contrarevolucion, decorándose con la Cruz de S. Luis, y llevando escarapelas y banderas blancas (1). Este uso que se hizo de los negros, y la oposicion que con él se combinó de los blancos al cumplimiento del decreto espedido por la Asamblea nacional en 15 de mayo precedente, conce-

Los franceses que devie Santo Domingo se traslodrom à la isla de Cula, no truirem que alegre el derecho de sa conquist sobre los espoticis. Pero aprove-chándose de la hospitalidad que allí encontraton, desde largo concidirem el pro-yecto que se les cediese uno prote de la isla, desde Burcos à Trinidal; protyecto que Romaparte no habris reludo en seco acto sin los sueseos de 1814. Hubber, corret 6 sobre 1 Hodone. A Wevers no le guatzion medios tortocos sui simulados, sino que los franceses por medios de uns política suna y lecl., digna de ellos, en fin, adquiriem en un textilida la isi de Serio Domingo. Heferciones historicas y políticas sobre el comercio de la Francia con sus colonias de América, parte 3, cap. 3

El shate De-Pradt fué aun mucho mas espeditivo. Devidiendo en un alto tribunal que no polis haber colonias sin monopoli y exelvitud, la mismo tiempo que falló ser may oportum la conservación de las inglesa de la India, resolvid que las muestras de América delsino ver emucipada, y que si un negásenos de ello, la Francia em la superioridad de sus lucer y de sus fuerzas estola obligada á hacerno este bien, approcechando al intento la ocusión de ser nuestra alinda, y por lo mismo que lo era. - L.s. tres edudes de las colonias, obra imprese en Paris el año 180.

<sup>[4]</sup> Malenfant, de las colonias y particularmente de la de Sto. Domingo, cop. 1. « For lo primeros rebeldes que fluvem hecho printenca», y que es apelicaban gentes del rey, se upo, que su repremo grée Jana Fanciaro se titulaba gran almante de Francia; y su segundo Bissaus, generalisimo de los prises conquisa almante de Francia; y su segundo Bissaus, generalisimo de los prises conquisa de la resultation de la production privando à la Francia de las riquetas de la mejor de sus colonias. Lacroix, Memorias para la historia de la revoluction de Sanza Domingo, com. 1, cap. 4.

diendo el goce de los derechos políticos á los hombres de color libres, nacidos de padre y madre libres, traieron inevitablemente la declaracion del comisario civil Sonthonax en 29 de agosto de 1793 sobre la emancipacion general de los negros de la parte francesa de la isla, v su confirmacion por decreto de la Convencion de 4 de febrero signiente; trajeron los desastres anteriores y posteriores á la declaracion; y trajeron, en fin, la subsecuente independencia de toda la isla. ¿Y será creible que fuese tal la ceguedad del gobierno español, que per oponerse à la revolucion de Francia promoviera en Santo Domingo una contrarevolucion, de la cual no debia prometerse, con respecto á sus colonias, que tanto gueria conservar, menos malos resultados que de la revolucion que habia favorecido en la América del Norte? ¿ No columbraba siquiera el peligro, que de la emancipacion de los negros de Santo Domingo amenazaba á sus islas de las Antillas y á la inmediata Costa-firme, y el que de la independencia del mismo Santo Domingo podria derivarse á todo el continente americano del Sud? ¿ No quedaba este ya provocado por el ejemplo que de un lado le daban los hombres blancos de la América del Norte, y el que de otro lado le daban las gentes de color de la isla de Santo Domingo? ¿Pudiera de propósito hacerse mejor para animar á la revolucion á toda clase de habitantes de la América del Sud?

Al cabo los manejos y la guerra del gobierno español contra la revolucion de Francia vinieron á parar en que ya el 7 de junio de 1796 se le viese aliado de la república francesa, en cuyo favor renunció la mitad que le restaba de aquella hermosa isla española, que fué el primer descubrimiento de Colon. La paz de Basilea de 22 de julio de 1795, que condujo á esta alianza entre el monarca español y la república francesa, produjo ciertamente la libertad de la presente augusta delfina de Francia, cangeada por los comisarios de la Convencion, que Dumouriez habia entregado al Austria, y por otros funcionarios franceses. Pero en cambio de este único beneficio ; á que vaivenes, degradaciones, riesgos y calamisto franceses.

dades no llevó á la monarquia española! pues que desde ella la España - no se debia mirar sino como una provincia de Francia, de donde esta sacaba á su beneplácito hombres, dinero y navíos, y donde sus gobernantes no representaban otro papel que el de prefectos del gabinete de las Tullerias», segun nos lo dicen los mismos historiadores franceses (1). Contrayéndonos á los inmediatos efectos de la tal alianza sobre la suerte de las colonias españolas, vemos que ella nos costó la isla de la Trinidad, cedida por la paz de Amiens de 1802 á la Inglaterra, y la Lusisiana cedida en 1803 á la Francia (2),

Los desgraciados sucesos de nuestras armas en la guer-

<sup>[1]</sup> Decodorda, historia de la revolucion, y Mimorias de Fauché. Con esta put de Baisles purceit tobalvia peca a goldierno sprihol desconcertar la conficion de las potencia que hacim la guerra à la registica francesa, y dejar á esta emplética su tropas de las Printesa priza que lesca à obrar contra aquellas. Aun empléti todo su inflajo em separa de la conficion al rey de Cendeña, esborándolo muy activamente à que preliendo su independente refujere sas estados à la mismo dela bumble v servil amuiston de la Francia, à que quedo redocida la Espoña. Cârles Botta, historia de Italia declar 1894 à 1814, tem. 1, 185.

<sup>[2]</sup> Si de una parte en la cesion de la Trinidad el gobierno español daba á los ingleses el punto que mos les convenia para su proyecto de insurreccionar el continente americano del Sud en contra de su metropoli, de otra parte uno de los rusgos bien característicos del modo con que el gobierno español era considerado y se dejaba considerar por la Francia desde la alianza que signió à la paz de Basilen, es lo ocurrido con la Luisinna. La cesion de ella, convenida desde I de octubre de 1800 por un artículo del tratado de S. Itdefonso, esplicado mes por otro artículo del tratado de Madrid de 21 de marzo de 1801, en el cual se estipuló « que el duque reinante de Parma, en compensacion de este ducado y sus dependencias, y tambien à causa de la cesion que el rey de España hacia de la Luisiana, seria puesto en posesion de la Toscana con el nombre de rey de Etruria», no se verificó formalmente basta el 30 de noviembre de 1803. Pues en 30 de abril anterior ya Napoleon habia vendido la Luisiana á los Estados Unidos de América en 80 misllones de francos, ó séese en fio liquidos, mediante á que 20 debian quedar para pago de reclamaciones de particulares americanos. La España protestalas contra dicha venta, em atención á que cuando cedió la Luisiana á la Francia, esta se habia comprometido á no traspasarla á ninguna otra potencia, y á obtener de todas las córtes de Europa el reconocimiento del rey de Etruria, lo cual no babiendo cumplido la Francia, quedaba consiguientemente nula la cesion de la Luisiana. » La oposicion , las protestas y razones del gobierno español nada valieron en contra de la voluntad de Napoleon, la cual como luego diremos, fué de mayor prescendencia en las colonias españolas del continente americano, que la sola cesion de la Luisiana. Y en euauto al reino de Etruria, que debia asegurarse por ella al duque de Parma, muy en breve Napoleon por el tratado de Fontainebleau de 27 da octubre de 1867 encontró el medio de etudir sus comprometimientos, indemnizando á una hija de Cárlos IV, á espensas de otra hija de Cárlos IV, de acuerdo y con aprobacion del monarea, padre de ambas-

ra que precedió á la alianza, y el menosprecio en que por ellos cayó el gobierno, dieron osadía á Picornel para intentar en Madrid una revolucion que preparaba para el dia de S. Blas, 3 de febrero de 1796; enviado preso á las bóvedas de Puerto Cabello, urdió allí otra al año siguiente, de cuyas resultas huyó á los Estados Unidos. En 1803 se dejó ya sentir otra conmocion en Guamote, provincia de Quito. Despues de dos tentativas frustradas desde la América del Norte, logró el general Miranda conducir desde la isla de la Trinidad en 1806 una espedicion protegida por una corbeta del lord Cochrane, y con todo el aucsilio ingles, para sublevar la Costa-firme; batida completamente apenas llegada á Coro, escapó su gefe. Acompañaba á Miranda en esta espedicion el aventurero ingles Downie, que vino posteriormente á ser general en España, donde convertido á la religion católica, y en defensor acérrimo del poder absoluto, mereció toda especie de gracias del Sr. don Fernando VII, y á su muerte era gobernador del Alcazar de Sevilla y subinspector de los voluntarios realistas de Andalucía.

¿Y qué medidas tomaba el gobierno de Cárlos IV para contener ó enderezar los efectos del vehemente impulso que en su tiempo y desde el reinado anterior se había dado al movimiento revolucionario de la América del Sud? ¡Ah! únicamente aquellas que por sí solas eran capaces de producirlo, aun cuando anteriormente no se hubiese dado. En 7 de octubre de 1806 el ministro don José Caballero envió al arzobispo de Tarragona una carta de Cárlos IV, que para mayor reserva fué escrita de letra del mismo rey, cuya copia fiel es la siguiente. «Habiendo visto por la experiencia » que las Americas estaran sumamente expuestas, y aun en al-»gunos puntos imposible de defenderse por ser una inmensi-»dad de costa, he reflexionado que seria mui politico, y casi »seguro establecer en diferentes puntos de ella, á mis dos »Hijos menores, á mí Hermano, á mi Sobrino el Infante D.ª .Pcdro, y al Príncipe de la Paz, en una Soberania feudal «de la España, con titulos de Virreyes perpetuos, y Heredi-»taria en su linea directa, y en caso de faltar esta reversiva ȇ la Corona, con ciertas obligaciones de pagar un tributo «que se les imponga, y de acudir con tropas, y Navios donde se les diga, me parece que ademas de político, voy à
hacer un gran bien à aquellos Naturales, asi en lo economico como principalmente en la Religion, pero siendo una
cosa que tanto puede gravar mi conciencia, no he querido
atomar resolucion, sin oir antes Vuestro dictamen, estando
smuy sercierado de Vuestro talento, Christiandad, Zelo de
las almas que governais, y del amor à mi servicio, y asi espero que à la mayor hervedad respondais à este carta, que
por la importancia del secreto va toda de mi puño, así lo
espero del acreditado amor que teneis al servicio de D. «
y à mi persona, y os ruego me encomendeis à D. - para
que me ilumine y me de su Santa Gloria. San Lorenzo, y
Octubre 7 de 1806. — YO EL REY.»

El arzobispo contestó que, si bien juzgaba acertada la idea, era de temer que los agraciados olvidasen el beneficio, y especialmente sus descendientes, que tal vez codiciosos de la independencia intentarian sacudir el yugo feudal que sus progenitores abrazaron gustosos, y mucho mas si sus nuevos enlaces ú otras miras políticas les aficionasen á otros soberanos, en cuyo caso solas las armas serian quien decidiese. En estos documentos, á saber, el oficio del ministro Caballero, la carta de Cárlos IV y el borrador de la respuesta del arzobispo, que autógrafos he tenido en mis manos, se ve ya levantada la cabeza del proyecto de soberania para Godoy, á lo que quizas estaba reducido el intento. Y si por la clase de empleados que este nombraha entonces para la América y por el modo de emplcarlos ha de juzgarse del bien que á la América y á la España traeria la soberanía americana de Godoy, no deberiamos lamentarnos mucho de que el proyecto se quedase en ciernes, sin duda porque á Godoy se ofreció en breve la perspectiva de otra soberania europea que lisonjearia mas su ambicion.

La España puede blasonar de ún catálogo numerosísimode dignos funcionarios públicos, peninsulares y americanos, colocados en todos los destinos de sus colonias. Pero desde que el procaz valido de Maria Luisa y Cárlos IV hizo de todos los empleos de la monarquía una feria de subastas de deshoaor y colusion, ¿qué empleados habían por lo comum de mandarse à América, sino los que esclusivamente fuesen á atesorar lo que necesitaban para su fortuna, y para la particion que de ella tenian que hacer? Lejos de mí la bastarda idea de injurior ó desacreditar á nadie. Hubo ciertamente escepciones muy loables; pero hablando generalmente cuantos Brancifortes y Viguris no escalaron los primeros puestos de nuestras provincias ultramarinas? ; Y no era la codicia y el afan que de enriquecerse á todo trance y por todos medios llevaban al pais de las minas de oro y plata unos hombres semejantes; ó por mejor decir, las iniquidades v atropellamientos que con tal obieto cometian unos hombres semejantes, no era sobrado motivo de irritacion é inquietudes? Porque, valga la verdad, si el abuso en los nombramientos de empleados para la península durante dicha época fué uno de los poderosos motivos del disgusto universal, que trajo el odio y el alzamiento contra la administracion de aquel tiempo, cómo, siendo justos é imparciales, dejaremos de conocer que el mismo disgusto no podia menos de obrar aun mas poderosamente en América, cuya distancia de la metrópoli proporcionaba mayor arbitrariedad, y dificultaba mas los medios de evitarla ó repararla? Lo peor respecto á la union de la metrópoli y colonias era, que siendo la ineptitud de dichos funcionarios públicos igual á su corrupcion, hallábanse por aquella impedidos de atajar las funestas consecuencias del descontento que con esta producian.

## CAPÍTULO II.

Hechos de los últimos años de Cárlos IV y de su hijo el príncipe de Asturias que contribuyeron á lo mismo.

Mas sin embargo, se dice, el continente americano del Sud habria subsistido unido á la metrópoli, si no hubiese sido por la revolucion de España de 1808. No va esto muy conforme con el estado en que por los mismos sucesos esperimentados y por los mismos avisos de los vire-

ves hemos visto hallarse el continente americano del Sud desde la guerra para la emancipacion del continente americano del Norte. Pero aun concediéndolo así, y prescindiendo de lo problemático que fuese el plazo de la ulterior duracion de la union, todavía es preciso para mi ecsámen indagar, quien trajo la revolucion á España: cosa que debe aclararse bien, porque come ha dicho un filósofo, los autores y causantes de los males de las revoluciones no son los materiales instrumentos ó ejecutores de ellos, sino los que dan ocasion á las revoluciones. Si se conviniese en que la revolucion toda de España procedió del movimiento de Aranjuez en marzo del citado año, y que este movimiento dimanó de los desórdenes de la administracion, á lo menos desde el fallecimiento de Cárlos III, evidente será de suyo que los verdaderos culpables de la independencia del continente americano del Sud . mirada como consecuencia de la revolucion española, serán los que intervinieron en dicha administracion perversa que acarreó la revolucion. Y si quiere suponerse que la revolucion española no habria pasado del movimiento de Aranjuez sin la agresion de Bonaparte, menester será tambien inquirir quien dió motivo á la agresion, para que aun así veamos quien sea el culpable de la emancipación del continente americano español, mirada como resultado de la agresion de Bouaparte.

Desde que en 1805 ocuparon los franceses á Nápoles, aquella reina tuvo una correspondencia muy seguida con su yerno el principe de Asturias, por la cual aparecian los descos que este mostraba de reinar para vengarla de los agravios que la hicieran los franceses. El tenor de esta correspondencia, hallada el año de 1808 sobre el hufete del duque del Infantado en dos cajas que habian sido de cigarros habanos (1), se encuentra perfectamente de acuerdo en el punto de que tratamos, con el de la carta que en 29 de noviembre de 1807 dirigió Cárlos IV á Napoleon, manifestándole que cuando se ocupaba en la destruccion del

<sup>[1]</sup> Memorias del duque de Rovigo, tom. 4, cap. 2.

enemizo comun de ambos (la Inglaterra), y creia que las maquinaciones de la que fuera reina de Napoles, hubiesen sido enterradas con la hija de dicha reina, veia con un horror que le hacia estremecerse, que el espíritu de la mas criminal intriga habia penetrado hasta el seno de su palacio, en el proyecto que su hijo habia formado de destronarle, y de atentar contra la vida de su madre; de todo lo cual, así como del proceso incoado contra el príncipe de Asturias, y de la intencion en que de desheredarle se hallaba Cárlos IV, se apresuraba este á dar cuenta á Napoleon, suplicandole le ayudase con sus luces y consejos. Difícil seria, que aun cuando en Napoles el año 1805 no hubiese habido alguna persona igualmente descuidada como en Madrid lo fué, en 1808, el duque del Infantado, dejase de saber Napoleon por medio de sus agentes diplomáticos, cual fuese con respecto á él entonces la disposicion de ánimo del principe de Asturias. Mas aun cuando nada hubiese podido traslucir de ello á la sazon, esto es el año 1805, ya desde el año siguiente no pudo ignorar cuales fuesen las intenciones, no solo del principe de Asturias, sino del gabinete español, ora hubiesen sido unas y otras conformes en 1805, ora no lo hubiesen sido. La estrepitosa proclama del principe de la l'az en 5 de octubre de 1805 las descubrio de par en par. Si por un lado nada podia haber mas risible que el que el generalisimo Godov quisiese apostárselas á Napoleon en lo militar, y que ofreciese cubrir á la nacion española con el manto de su proteccion, por otro lado nada podia concebirse tan estúpido en política, como un ruido vano que no hiciese sino alarmar á aquel contra quien se dirigia. ¿ Pretendia el gobierno español coadyuvar á la cuarta coalicion contra la Francia? El obrar activamente y las alianzas oportunas. era lo que le convenia. ¿Pretendia quedarse á la espectativa de los sucesos para decidirse á la paz ó á la guerra? Nada le era mas contrario al intento que un vano lenguage hostil, que sin valer nada á la coalicion, lo declaraba desde luego enemigo de Napoleon. La batalla de Jena desvaneció todos los proyectos del gobierno español contrarios à Napoleon, y entonces ya, como de ordinario siempre,

3 das fanfarronadas siguieron las bajezas y las humillaciones mas vergonzosas y degradantes. En obsequio de Napoleon había ya la España sacrificado su escuadra el aciago 21 de octubre de 1804 en Trafalgar; despues de la batalla de Jena hubo tambien de sacrificarle su ejército, enviándole sus mejores tropas con el general marqués de la Romana.

Tan desatinado el gobierno español cuando obraba de aliado de Napoleon, como cuando queria hacerle la guerra, desproveyó así completamente en sus miserables oscilaciones la nacion de casi toda la fuerza militar de mar y tierra, que era lo mismo que dejarla á merced de Napoleon. Crevó que con aumentar sus debilidades y sus sumisiones podria hacerse respetar, esto es, eligió el camino mas opuesto para ello, tomando por basa de su manejo « el no proponer jamás nada, sino mirar como un principio de sana y prudente política, que al fuerte toca proponer y al debil aceptar (1) .- Cirlos IV, satisfecho con adquirir un estado soberano para Godoy, accedió al destronamiento de su hija y de sus nietos por aquel estupendo tratado, que en 27 de octubre de 1807 firmaron en Fontainebleau el mariscal Duroc y don Eugenio Izquierdo, y que á Cevallos pareció el mas ventajoso que la España hubicse nunca hecho (2), cuyo tratado no era sino un artificio para facilitar el paso de los franceses á Portugal, y á fin de que se les entregasen todas las plazas y fortalezas de España, como en efecto se hizo (3). El príncipe de Asturias dirigió tambien el 11 del mismo cetubre la carta de solicitud de proteccion y de muger (4)

<sup>(</sup>t) Carta de Izquierdo à Cevillos, de 10 de abril de 1808.

<sup>(3)</sup> Deceibres esto lien charmente al o'serrar que Napoleon habia traido bane caidado de ditar: la comulaion definitiva del reador, com algunos pantos que se hallaban pratientes el 3/4 de marzo de 18.8, y se disentian entre el mismo Itaquierdo y el principe de Talleyrund. Talse sena la formecion de un estado con el anombre de Iberia en las proxincias repútal s contigua si los Princos, el cual habria de darse a un principe fronces de la familia de Napoleon en camido de lo que la Funcia delia puer en Potrog I, y el examiento del principe de Astarias. Memorias del daque de Roisqo, tom. 3, cap. 1, con.

<sup>(4)</sup> Aunque esta solicitud sin conocimiento del rey podre fué el funda-

«al héroe que hacia olvidar todos los que le habian precedido, y que era enviado por la Providencia para salvar la Europa del trastorno total que la amenazaba, para afirmar los tronos vacilantes, y para dar á las naciones la paz y la felicidad », en consideracion á todo lo cual el principe de Asturias « imploraba con la mayor confianza la proteccion paternal de Napoleon, á fin de que no solamente se dignase concederle el honor de ligarlo à su familia, sino que allanase todas las dificultades, y disipase todos los obstáculos que pudieran oponerse á este objeto de sus votos. » Y en fin despues de la renuncia de Cárlos IV y de su protesta contra la renuncia, tanto él, como suhijo vinieron á hacer árbitro de sus querellas y de la suerte de la nacion al emperador de los franceses, á quien ambos prodigaron los títulos, los epítetos y los encomios mas lisongeros.

Napoleon se hizo el desentendido de la citada proclamadel principe de la Paz, y bien al reves de lo que este ejecutó en ella revelando los pensamientos del gobierno español, comenzó á tomar sus disposiciones reservadas, y envueltas en toda la sombra del misterio, para apoderarse de la España y del Portugal. ¿Pero seria esta una idea que le sugeriria su sola amhieion, ó que le sugeriria la proclama, descubriéndole que bajo el disfraz de un aliado, el gabinete español no era sino un enemigo suyo encubierto, que espiaba el momento de poder declarársele abiertamente contrario? Cuestion es esta que cada cual la resolverá su manera. El duque de Rovigo. afirma lo último hablando de Portugal, donde dice que Napoleon se vió obligado á mandar sus tropas, así para desalojar de allí el influjo ingles, como porque sabia que este influjo era la causa de la mencionada proclama para un movimiento general y

mento de la causa del Escorial en noviembre de 1807, Cárlos IV aseguró luego en 23 de marso siguiente, segun mandó derir à Murat por medio del general finnese que se hallaba en Aranjorz, que viendo los desens de reinar que tenia sa hijo, estaba convenido, autac del movimiento del 19 de aquel mes, en cederle la corroni luego que se casses con una princesa de la familia de Napoleon, cosa con en consecuencia de la familia de Napoleon, cosa (peros. 3, cop. 20.

combinado al mismo tiempo en España y Portugal. Pero sea de esto lo que quiera, lo que no admite cuestion es que si el gobierno español, ya que desde la revolucion francesa quiso salir de la neutralidad que tan conveniente le era, y que tanto le aconsejó el conde de Aranda, hubiese tenido siquiera el mismo decidido y firme carácter que el portugues, en su union á los ingleses desde antes de entregar sus escuadras, sus ejércitos y sus plazas á Napoleon, es muy dudoso á lo menos el que Napoleon intentára la invasion de España. ¿Cómo no habia de temer que unida esta á la Inglaterra, y con un gobierno de firme y decidido carácter, con escuadras, con ejércitos y con plazas fuertes le opusiese una resistencia igual ó mayor á la que luego le opuso huérfana de gobierno, desprovista de recursos, sin escuadras, sin ejércitos, ocupadas sus plazas y gran parte de su territorio, y teniendo que crearlo todo para la resistencia? Y lo que tampoco admite cuestion es, que si las debilidades , la torpeza y oscilaciones del gobierno espanol no podian menos de alentar á Napoleon para la agresion de España, mucho mas deberian alentarle para ella las funestas disensiones de la familia real, cuyo resultado no fué otro, sino el que esta á porfía procurase ponerse en manos de Bonaparte, y hostilizándose padres é hijos poner en manos de Bonaparte tambien el destino de toda la nacion. Mientras mas se pondere la ambicion de Bonaparte, mas resaltará la imprudencia de conducta semejante, la cual en un hombre verdaderamente ambicioso no podia dejar de suscitar el designio de aprovechar en beneficio suyo las discordias de terceros, que por mas demostraciones de amistad y consideracion que le aparentasen, acababan de acreditarle serle enemigos. Este designio produjola agresion, y para contrarestar la agresion, no hubo etrorecurso que el de la revolucion. Visto es por lo tanto quienes fueron los que desde 1805 y 1806 estuvieron dando motivos que trajesen la agresion, de que dimanó la revolucion española y sus consecuencias en el continente americano del Sud, aun en el supuesto de que la revolucion española no hubiese pasado del movimiento de Aranjuez sin la agresion de Bonaparte.

## CAPÍTULO IIL

Hechos del reinado de Fernando VII desde su advenimiento al trono hasta su regreso á España, que notablemente la favorecieron.

De todos modos no pudiéndose negar, que el movimiento de Arâniuez tuvo uno de sus mayores fundamentos en el desco de la mudanza de una administracion, que se creia vendida á los franceses, habiéndose va divulgado del tratado de Fontainebleau algo mas que de la carta de 11 de octubre, y con interpretaciones tan favorables á esta, como contrarias á aquel; y persuadiéndolo inmediatamente así tambien el empeño que los franceses pusieron en salvar á Godoy, el verdadero principio de la revolucion española debe indudablemente contarse desde el 19 de marzo de 1808, dia en que el señor don Fernando VII fué proclamado como rey de España en virtud de la repuncia de su padre, consiguiente al grito del pueblo contra Godoy. Y cualesquiera que sean las mas ó menos causas á que se atribuya este grito, no será tampoco disputable, que el señor don Fernando VII tuvo en su mano el estar á la cabeza de su pueblo, el seguir la suerte de su nación, y el permanecer al frente de la revolucion, que si no se contemplase como promovida por él mismo, no se controvertirá que fué obra de sus mas allegados devotos y partidarios. Si el señor don Fernando VII hubiese eiecutado esto que estuvo en su mano, ¿podria nadie imputarle, ni él podria tampoco imputar à nadie las resultas de haber él hecho lo contrario? Cuando el grito de Aranjuez fué desde luego unisonamente correspondido por toda la nacion, cuando el pronunciamiento de esta fué general, é identico el entusiasmo en todas las provincias, el señor don Fernando VII subsistiendo entre sus súbditos, ¿ qué tenia que temer? ¿La guerra? «La dificultad de hacer la guerra ofensiva en España, dice un escritor italiano, ha

sido de tal modo reconocida, que despues de Cárlos V, si se esceptua la corta campaña de Luis XIII en el Rosellon, los reves de Francia, que tantas guerras sostuvie+ ran contra los españoles de la dinastía austriaca, procuraron ventilar sus querellas en Italia ó los Paises Bajos sin aventurarse nunca á pisar los Pirineos (1). " Así que la guerra siempre habria podido hacerse como se hizo despues: durante ella el señor don Fernando VII habria tenido siempre tambien segura su retirada á un puerto de mar, desde el cual habria podido en todo evento pasar con su real familia á la América, como lo hizo la real familia de Portugal. Esta resolucion nada perjudicaba á su vuelta, habiendo sido feliz el écsito de la guerra, como volvió el señor don Juan VI, y le aseguraba un imperio en el muevo mundo, si la guerra hubiese sido desgraciada. En todo caso quitaba á los americanos la razon ó el pretesto de su alzamiento, que fué la cesion que de ellos se hizo á la familia de Napoleon: y en todo caso proporcionaba asímismo la ejecucion del proyecto del conde de Aranda (2).

Y is hubiésemos de referiros á épose antriores à Carlos V. ¿qué de pruebas no encontraremos de la dificultad de dominur la parimata, e no merdido duele la llegada de los entrajenes hasta la completa espaision de los suracenno? Ilace 19 siglos agos un espaisio illustrado abestirá se an comp tricio, que nunca isimpre maidos, y aprovecharan las ventijas triperaficas de su territorio. Floro, compendio de las count resonans, 16-5; c.qu. p

<sup>(1)</sup> La guerra de la peninsula hojo as verdadero punto de vista. Carta impresa cur Florencio e doi 816. Mas estro estrà baler ses pesudo la campañas de 1659 à 1697 à que dio lagra la impétite de Carlor II y el empeño de Lais XIV en frevo de la legitamidad de los Sus robos, el la cual parce que en la corte de España no se hacia estumest tanto caso, como se hizo desparse un tiempo, de Felipe V. Lo que en el de Luis XIII lunho resilmento fenerada da los franceses, como nos hizo desparse un tiempo, de religio V. Lo que en el de Luis XIII lunho resilmento contra Filipi IV. Ann dequas de applicardo en 1752 los franceses republicarsa de Fenetre his y Fenetro de contra de c

<sup>(2)</sup> Si se quiere decir que el señor don Fernando VII no pudo intentar un traslacion á América, por que el rumor que se habia esparcido por marzo de 1808, de que Godoy trataba de llevar toda la familia real á ultramar, fué uma-

La luz que acerca de los planes de Napoleon derramaban la correspondencia de Izquierdo hallada entre los papeles de Godoy, y los informes que verbalmente fué á dar don José Hervas, y sobre todo la fatidica carta del mismo Napoleon de 16 de abril, donde tan claramente se divisaba ya el porvenir, no parece que permitian dudar del partido energico á que era necesario recurrir. Desgraciadamente los altos consejeros del gabinete del rey, que tanto se han vanagloriado siempre de su sabiduría y de sus servicios, fueron los únicos que no vieron entonces lo que vieron todos los celosos é ilustrados servidores de Fernando VII, y lo que vió toda la nacion. Y desgraciadamente tambien en el ánimo del monarca prevaleció el dictamen de sus altos consejeros, para que fuese a tributar el homenage que correspondia á su intimo amigo y augusto aliado, y al muy alto carácter de Napoleon, y á arrojarse en los brazos de su augusto y generoso amigo. La irritacion del señor don Fernando VII con los nueblos que se empeñaban en impedirle su viage á Bayona, acreditó sobradamente la firme resolucion que le habia inspirado un dictámen, que equivalia á persuadirle que abadonase á sí misma la revolucion española, y se desentendiese de la dignidad de su reinado, que tanto importaba en el principio de él, y que tanto hubiera podido frustrar los intentos de Napoleon.

Si despues de todo cuanto hemos visto, ha quedado algo de cierto en el cuando y en el como deba estimarse libre un príncipe, no parece que lleguen á estenderse las dudas á si el señor don Fernando VII fué libre en ir ó no ir

de las causa del movimiento de Anajura, yo contestaré que ce el mismo arguuento está la resparata. El pueblo se indiguio contra el proyecto veriadero de
inagiunzio de Godoy, porque possó que el era un medio concertado con Napolecos para entreger la Epridia a los franceses. Petro canado a tuniera vinita del derigues de disputar à los franceses pulmo à pulmo la guassion de la peninsula, la retirada de la familia real si no perrod de mod el ella, ó à la América se un consecutario de la companio de la companio de la companio de periodo de sostener la guerra de la companio de la companio de recipitato de la companio de la companio de la companio de la companio de recipitato de la companio de la companio de la companio de la companio de recipitato de la companio del la companio de la companio del companio de la companio d

á Bayona, mediante á que sus celosos é ilustrados servidores le proporcionaban todos los medios de que no fuese, y mediante á que la nacion que supo alcanzarle su libertad luego que la hubo perdido, habria mucho mejor y mas fácilmente podido mantenerle en ella si no la hubicse perdido. Libre fué el señor don Fernando VII, dice un grave testigo ocular, en ir ó no ir á Bayona, y señalando la razon que lo determinó al viage, añade que quiso ir, y que quiso ir con toda prisa por anticiparse á los informes contrarios á su advenimiento al trono, que pudiesen llegar á Napoleon (1). Cualquiera que sea la parcialidad que en este testigo se presuma, á causa de sus frecuentes inesactitudes hablando de muchos sucesos de España, la razon que él da para el viage del rey Fernando es tan natural y verosimil, que pareceria imposible el fijarse en otra, aun cuando el mismo rev Fernando no la hubiese confirmado en la carta que desde Vitoria escribió á Napoleon el 18 de abril, esplicándole los motivos que le habian inducido á salir inmediatamente para Bayona, que eran «la confianza que le inspiraba Napoleon (á cuya carta del 16 respondia!!!), y el desco de convencerle de que la abdicacion de Cárlos IV habia sido hecha espontáneamente.» A esta cuestion de la renuncia de Cárlos IV se habia dado el semblante de un litigio, que habia de sentenciar Napoleon, y como en todo litigio procura cada cual de los contendientes ser el primero que hable al juez para prevenirlo en su favor, los altos consejeros del señor don Fernando VII hubieron sin duda de creer un gran golpe de sa política, el que este diese el paso, que generalmente da todo el que mira sometidos sus derechos á un fallo. A no ser esto, eran tantas y tan obvias las razones que militaban para no emprender el viage, á lo menos hasta Bayona, que no cabe imaginarse en ningun sentido comun el que hubiese quien de buena sé lo aconsejara, ni quien hubiese podido obrar en contra de ellas. Tan estraordinario, en efecto, le pareció

<sup>[1]</sup> Memorias del duque de Rosigo, tom. 3, cap 20.

dicho viage al mismo Napoleon, que al recibir este la carta del rey Fernando avisándole que se hallaba resuelto á hacerlo, no pudo contenerse Napoleon, y esclamó: ¡Como!

, El viene? Esto es imposible (1).

En Bayona honró mucho al señor don Fernando VII el recuerdo que hizo de la autoridad y del carácter de las Córtes españolas, «sin cuyo consentimiento espreso y libre, como representantes de la nación, ni el señor don Cárlos IV, ni el mismo señor don Fernando VII podian acceder á la mudanza de la dinastia reinante (2).» Y mucho le honró tambien la entereza con que separándose de aquel principio de política, «que al débil toca solo aceptar lo que el fuerte le proponga," rehusó admitir la corona de Etruria en cambio de la de España. Si la misma sabiduría y entereza hubiese habido siempre en los consejos del rey Fernando, no habrian tenido lugar su viage á Bayona, ni las renuncias que le sucedieron de la familia real de España en favor de Napoleon. Tales renuncias que Napoleon arrancó, ya por efecto de resolucion suya anterior, ó ya por efecto del poco aprecio que el mismo testigo ocular que acabamos de citar, dice que de las personas de la real familia de España concibió Napoleon al verlas y tratarlas, trajeron, aunque contra las disposiciones de las autoridades que mandaban en nombre y por delegacion del señor don Fernando VII, y contra lo que este mismo ordenaba públicamente desde Bayona, el deseo de substraerse la nacion del dominio á que las renuncias la trasladaban; este deseo no hizo sino continuar la revolucion de Aranjuez, promovida por los partidarios del señor don Fernando VII, y aprobada á lo menos por este, mediante á que de ella partia su advenimiento al trono, en que á pesar de la protesta de Cárlos IV y de las determinaciones de Napoleon pugnó por sostenerle la nacion con su heróica lucha. Y continuada la revolucion con este que

<sup>[1]</sup> Norvins, historia de Napoleon, tom. 3, cap. 2.
[2] Carla del señor don Fernando III d' sti padre, escrita en 4 de mayó de 18-8, publicuda en el manifesto de Covallos.

fué uno de los objetos esenciales de ella, los americanos españoles encontraron, hallándose el señor don Fernando VII ya cautivo, la ocasion de aspirar á la independencia à que tanto propendian, y no podian menos de propender muy especialmente desde la de los americanos ingleses; ocasion que no se les habria proporcionado, ó no se les habria proporcionado o no se les habria proporcionado con tendencia democrática, si el señor don Fernando VII se hubiese quedado en España, y hubiese tomado algunas de las resoluciones que se dejan indicadas. ¿Quien, pues, dejará de ver en el viage del señor don Fernando VII á Bayona, y en las disensiones de la familia real de España que lo motivaron, una de las principales causas del estado actual de las colonias españolas del continente americano del Sud en tanto perjuicio de ellas como de la metrópoli?

Por el tratado de 24 de marzo de 1808 que se ajustaba entre el príncipe de Talleyrand y don Eugenio Izquierdo, se convenia en que de allí en adelante los franceses harian el comercio de la América lo mismo que los españoles y en absoluta igualdad de ellos (1). Esto que desde luego barrenaba las leyes españolas de Indias, el sistema colonial mercantil que entonces seguian todos los pueblos de Europa, y escitaba los celos y pretensiones de las demas naciones, autorizaba tambien á Napoleon para enviar á la América española las personas que quisisee (2). Las re-

(1) Memorias del duque de Rovigo, tom. 3, cap. 15.
(2) Unos gaceteros que han tomado el noble y desinteresado oficio de ser

<sup>2)</sup> Unos gocetros que han tomado el noble y desinterendo oficio de ser armaia del golierno de Machille en Byona, pora delle alli incencere. y terre replación el poderno i todo de que no concerco los beseses que la nación espeña benefa y sublimidad y, el espiritu de la segreda redigion que hare glorie de professer y subternidad y, el espiritu de la segreda redigion que hare glorie de professer y mientras senga en sus ougustos soberanos suns modelos tan perfecto en todo genero de systitudes (goeta de 12 de shril de 1893), dedicaron un articulo de su periódico (gaeta de G. id.), à prober la necesidad de que las potencias entrepes se coupos efestemente en poner térmios a las pinterias de los berberiscos. En di comiconan diciendo, que um de las masores estambiades que ha satisto la Arle políticula, que del adenido las finessas y los recevos de la nución aprobide de su dirección natural, que era la conquista de Africa y la consolidación del pode respondo les Italis, para semplestalo en guerras initátics en la Ellas, que al lla miento.

nuncias de Bayona lo autorizaron mucho mas para enviar agentes de otra especie, esto es, comisionados que ecsigiesen el reconocimiento del nuevo rey de España, José

en el Danurio, en el Zuiderase; que Felipe II, á quien la merte puto en las manos, con la herencia del Portugal, los medios de afirmar el poder espoñol sobre base indestructibles, minó este mismo poder con las guerras de los Piters Bajos, con la inter-necion en las discondits de Francia, y con sa luche impolitica contra label de Inglaterra; que, en fin, bajo sus saresores deresceió rápidamente la potencia hipuna, y crevió la sosdai de los pintase barberiraces contra los eristianos que navegaban en el Mediterránco, y cuya única defensa eran las fuertas navalet del rey de Espoña.

Yo tengo la honra de participar de estas mismas opiniones, no solo de ahora, sinn toda mi vida, esceptuando la de que nos hubiera convenido consolidar nuestro poder en Italia, si por esta consolidacion se entiende algo mas que con-servar las islas de Sicilia y Corcega. ¿Quien no ve al gobierno español hecho un indecente titere de la intriga estrangera, cuando por las particulares miros de adquirir preentins colocaciones en Italia, no para si siquiera, pues que todo lo perdia la España, sino para algunos principes borbónicos, se contentó con que por el tratado de Sevilla de 9 de noviembre de 1729 se le permitiese guarnecer con 6.000 hombres suyos las plazas fuertes de Toscana, Parma y Plasencia, en eambio de la perdida de todo lo que le quedaba de sus pososiones anteriores en la Belgica á favor de la casa de Austria, y renunciando á Gibraltar y Puerto Mahon en favor de los ingleses? Aun si fuera de la peninsula hubiésemos de haber tenido algunas posesiones en el continente europeo, yo habria preferido los Paises Bajos á Italia, porque desde ellus podiamos observar mejor á la Francia é Inglaterra, combinar nuestras operacinnes con alguna de estas dos potencias en caso de guerra con la otra, poseer grandes arsenales y muebos y escelentes marineros para nuestras escuadras. La conservacion además de los Paises Bajos no habria sido dificil, en euanto à la buena voluntad de ans babitantes por el lucro que la industria de ellos recogia y debia prometerse de su participación en el comercio de América, si se hubiesen tenido presentes los versos de Lope de Vega que citan los gaceteros.

> Bien mirado ¿que me han hecho Los luteranos a mi?

Pero dejundo sparte esto, que no es alors de mi sunto, lo que únicamente me parece que debienn esplanar mas les gaeteros, es la relación de las calamilades que á la España trajo la casa de Austria. Motivos lasy de presumir, que acaso de las mayores para ellos sersin el casamientos de la infanta doña Maria Teresa y el testamento de Cárlos II. (Mas cómo pueden estas cosas reputarse calmoidades, canado ellas las ne propercionado à la España la dicha de esta districtando en toda su purera y sublimidad la religión sugreda que hore gloria de professor, y anas soderanes que son modicio in perfectos en rodo genera de professor, y anas soderanes que son modicio in perfectos en rodo genera ción soloina, que nunca se habian excido posibles entre los hombres, no hay estamidades que dejen de estar mas que supersidonadimentente recompensadas, y puede my bien cantarse de ellas, lo que del primer pesado que nos arrojó del paraiso, o vier éstate culpa y II que ésastigo no metrecraía ho su que constituidos paraiso, o vier éstate culpa y II. que ésastigo no metrecraía hos que constituidos paraiso, o vier éstate culpa y II. que ésastigo no metrecraía hos que constituidos de constituidos de contrativados en contrativados paraiso, o vier éstate culpa y II. que ésastigo no metrecraía hos que constituidos de contrativados en contrativados con contrativados paraisos, o vier éstate culpa y III que ésastigo no metrecraía hos que constituidos en contrativados en contrativados paraisos, o vier éstate culpa y III que ésastigo no metrecraía hos que constituidos en contrativados en contrativa

## (263)

Bonaparte. Las vergonzosas transaciones de Bayona, dice un historiador inglés, produjeron una infinidad de emisarios de Napoleon a todos los puntos de América, los cuales

en polaneos de un usurpador, hubiesen eonspirado á privar de tan inefable dicha

à la nacion espoñola!

Yo confirso que siendo mi espacidad desmedidamente inferior à la que se nocesius prus califacer el mérios de las dianstias extrangeras que se nos vinierros à España, entoy may lejos de intentre esta terca. Obra es caclasivamente de ellas el entado en que hoy se halla la España, y à lo que ha venido à porra lo que prometia la rica y esclarecida herencia de Fernando y de Irabel. Esta es la since respecta que yo daré, lo mismo à los que nas bablonen por nuestra ignorancia y atrasos, que é los que, esual los goertros de Biyona, non prediquen la ventura ini ingual de que la nacion goes al presente. Pero el honor de la antiqua y escalas casa de Austria, que ha abito tantos principas sempiante a la actual emperador Francesa de Austria, que ha abito tantos principas sempiante al actual emperador Francesa de las miembros de el da que er invaro en España. Y gara que el juicio se baga con decoro é imparcialidad, noda conviene tanto como las comporteciours, que entre dianstias estrangeras principas con España. Y gara que el juicio se las que er la considera de debe seguivar la casa de Austria.

Suponiendo que todas han sido ignales en la intención de celar de un mismo modo la ortodocsia religiosa y la omnipotencia del trono, asi como tambien en traernos turbonadas de empleados que engordasen á costa nuestra, la casa de Aus-tria podrá decir, por ejemplo, 1.º Que si vino á reinar en España, fue en virtud de un título legitimo y reciprocamente voluntaria, como lo era un matrimonio, y no quebrantando renuncias espresas, milicadas por las Córtes, y confirmadas por testamentos. 2. Oue su entrada en España no fué con el convoy de ejércitos estrangeros, y costándonos una guerro eivil muy sangrienta, y la pérdida no solo de provincios lejonas, sino de plazas importantisimas dentro de nuestro propio continente. 3. O Que de ningun principe austriaco se contará, que en seguida de una guerra civil y de pérdidas de esta especie gastó cincuenta milloues de pesos fuertes, por solo procurarse el recreo de gozar el espectáculo de un buen juego de aguns y de un remedo de Versailles, paseándose al fresco en algunos pocos dias del estio; y que por el controrin, los principes austriacos emplearon sumas infinitamente menores en levantar monumentos eternos á la gloria de las armas y de las artes espiñolas. 4. Ouc estas mismas artes, así como la literatura española florecieron en tiempo de los principes austriacos, en términos de que el siglo XVI sea llamado el sigla de oro de España en estas materias, en las que todavia en tiempo de Felipe IV se distinguieron un Velazquez y un Solis, y hasta el de Carlos II llegaron un Murillo y un Calderon de la Barca. 5. O Que si durante los principes austriacos sufrimos derrotas, tambien podremos citar à Pavia, San Quintin, y Lepanto, bien seguros de que ningun otro principe de dinastia estrangera nos ofrecera iguales recuerdos mientras estuvo sentado en el solio de España. 6. Ouc durante el mando de los principes austriacos la nacion española fué temida y respetada en muchos períodos, y siempre grande é independiente, sin la verguenza de que eórtes estrangeras hubiesen de ser consultadas sobre si habia de haber 6 no representacion nacional en España, ni enviasen intendentes que se absorvirsen las rentas de la nacion, ni embajadores que fuesen del consejo de estado, ni pusiesen camareras de reinas para que sirvicran de capías, dirigiesen las resoluciones de los ministros y tuviesen voto en ellas, y sin que pactos de familia

pusieron en fermentacion los ánimos. El virey de Nueva-España, viéndose con unas órdenes públicas del señor don Fernando VII, y otras secretas del mismo contrarias á

llevasen la suerte del pueblo español atada á la zaga del interes de otra potencia-7. Que si frecuentemente los principes de la dinastia austriaca sofocaron en España el justo elumor de las Côstes y de las leves, no por eso proscribleron ni las leves, ni las Côstes, ni las reclamaciones y diputados de ellas, cuando la dinastia siguiente desde que pisó el suclo español comenzó atentando contra la institucion de las Cortes por alterar à la francesa el órden de la sucesion al trono, continuó dejando reducida dicha institucion à una sombra vana, ó à una parodia ridicula, y rayando basta de los códigos civiles y canónicos les leyes que no la acomodaban, vino finalmente à parar en destruir toda representacion nacional ó municipal, para evitar todo lo que tuviese tendencia á la popularidad, persiguiendo y condenando acerbaniente á sas defensares, que no menos habian sido tambien los defensores y rescatadores del mismo que los perseguia y condenaba, y de la dinastía á que él correspondia. Carlos I. c siquiera por las consecuencias de las Côrtes de 1520 no se arredió de convocar luego otras muchas, y especial-mente las de 1535 y 1538 en aquella misma ciudad de Toledo, que puede decirse haber dado el mayor impulso à la comunería, y con respecto à esta, ejecutadas ya ciertas venganzas del momento, quiso inmediatamente dar pruebas solemnes de una amnistia ú olvido de los sucesos, muy distante del rencor con que Feline V se encarnicó contra los partidarios del Archiduque, Carlos III contra los amotinados de Madrid, y Fernando VII contra los liberales. Por todo ello, durante la dinastia austriaca « vagaba aun sobre la uncion, dice el sabio y virtuoso Jovellanos en sa Memoria de 1811, la fantasma de las Córtes, pero à la entrada de los Borbones desapareció enteramente, para que desplomandose enteramente el despotismo sobre la nacion, acabase de abrumarla con tantos males como ha llorado, y la condujese à la oritta del abismo en que ahora se balla . 8. O Que por no haber llegado nunca la arbitrariedad de la dinastia austriaca à la referida alteracion de la ley de sucesion al trono, tampoco puede ser acusada de la guerra civil y desastrosas convulsiones que ha ocasionado el juego que de dicha ley hizo primeramente Felipe V y luego su adicionador y corrector Cárlos III. Ciertamente posteriores sucesos, que hicieron felizmente coincidir los intereses de dinastía con los derechos del pueblo, han hecho no menos calificar de rebeldes y facciosas á muchos de los que poco antes fueran llamados genuinos defensores del trono y del altar, y reconocer en los proscriptos de 1823 à los verdaderos amantes de la legitimidad hien entendida; legitimidad que si no es conforme à lo que plugo à Felipe V, tronco de la raza borbónica de España, lo es á lo dispuesto en nuestros antiguos Códigos y en la Constitucion de 1812. Si continuendo la reina Cristina en stender at clamor publico, siguiese como hoy marchando francamente la primera por la via del progreso y consolidacion de las libertades nacionales, mesores titulos que los de familia presentará su escelsa hija para reinar sobre los comzones espiñoles, y para alimnar su trono. No es indudablemente la sangre de Jacobo I. O, ni la de Luis XIV, que circula por las venas de los actuales montrcas de Inglaterra y Francia, la que ha legitimado y mantiene sus coronas. Le-gitimadas y mantenidas son por los nuevos pactos que Maria Stuart y el duque de Orleans celebráran cou sus súbditos, repitiéndose el año 1830 en Francia lo que en 1689 Guillermo de Nossau quiso en Inglaterra; à saber, que nada fuese las públicas, creyó deber formar una junta, compuesta mitad de individuos europeos y mitad criollos (1). Esta resolucion que hizo sospechosas las intenciones del virey, trajo su deposicion en 15 de setiembre de 1808, quedando encargado del gobierno del vircinato el general Garibay, al que sucedió en el mando el arzobispo Lizana, en cuyo lugar posteriormente gobernó la Audiencia hasta la

omitido para la paz de sus estados, y que se hiciera olvidar à sus desgraciados paeblos las grandes enlamidades que habían sufrido. Lograra efectivamente esto tambien la reina Cristina en España cumpliendo las promesos que tiene últimamente hechas, pues que bien constituida definitivamente la gran sociedad española, comenzara entonces nuestra era parlamentaria. Comenzarán asimismo entonees los beneficios de nuestro gobierno, que des le la nueva era procurará reparar los desastres ocasionados por sus predecesores. 9.º Que si la España bajo el mando de los principes austriacos sufrió pérdidas de territorios en el viejo mundo, estas pérdidos recayeron principalmente sobre los territorios que al dominio español habían traido los mismos principes austriacos, los enales por otra parte ensancharon considerablemente en el nuevo hemisferio occidental los descubrimientos del tiempo de los Reves Católicos, y en oriente adquirieron para la España posesiones tan preciosas, que ellas solas bastarian, si se supiesen aprovechar, para un notable aumento de la riqueza nacional. 10. Oue si va la dinastia austriaca legó á la España el censo de una deuda pública, esta deuda no escedia en 1686, segun el economista Osorio, de 600 millones de reales, y que aun cuando para disminuirla se arbitrasen, a causa del desórden de la administracion de la hacienda, varios fraudes, tampoco se pretendió nunca autorizarlos con inmorales dictámenes de juntas de teólogos y de jurispiritos, ni se desstendió totalmente á los aercedores nacionales, para s tisfacer solo á ciertos y determinados acreedores estrangeros. 11. O Que por grande que se suponga, como efectivamente lo era, el descaccimiento de la España y la debilidad de sus reyes en la época de los últimos de la dinastía austrinea, todavia estos últimos reyes da la dinastia austriaca en España tuvieron energía para redact r, sancionar y promulgar la compilación de las leyes de Indias, donde resplandece tauta soli-duria y humanidad, y donde se mantenía la esclusión de todos los estrangeros para el comercio y residencia en las colonias españolas. No hablo precisamente de esta última disposicion como de testimonio de saliduria y humanidad, sino como de puntos de comparacion entre debilidades y debili lades. La comparacion nos dirá en resumen, que no bien discurrido un siglo de la tranquila pasesion de la España por la dinastia borbónica nos quedamos ya sin un palmo del terreno que fué nuestro en al continente americano durante todas las vicisitudes de la dinastia oustriara; que fuè respetado por Enrique VII de Inglaterra, para el que to lavia fué objeto mayor de ambicion el matrimonio de su hijo con la hija de los Reyes Católicos de España; que la reina Maria no se atrevió á tocar por consideracion à su marido Felipe II; y que Elisabeta à pesar de sus vietorias y de sus esfuerzos por engrandecer su nacion deprimiendo à la española, no logró vez ocupado por sus subditos, pues que á su muerte en 1603 ni un solo inglés habia establecido en toda la America. Grahame, historia citada, lib. y cap. 1. (1) Beulloch, introduccion à su viage à Mejico en 1823.

llegada del general Venegas. Pero la desorganizacion que necesariamente resultó de esta interina y precaria sucesion de mandos, la cual duró cerca de dos años, y la rivalidad y encono que promovia y agitaba entre europeos y criollos, fué preparando la erupcion que vino casi á coincidir con la llegada del nuevo virey Venegas. Detenido este en Cádiz despues de su nombramiento, para rebatir un ataque que sobre su conducta militar en la batalla de Uclés le dió el duque del Infantado, no desembarcó en Veracruz hasta fines de julio de 1810; el dia 10 de setiembre inmediato, ya el cura de los Dolores, Hidalgo, aucsiliado poderosamente por el capitan de milicias Allende, prorumpió abiertamente en la revolucion, que nunca se logró estinguir, y que por entre alternadas vicisitudes vino al cabo á parar al punto en que hoy la vernos.

Aun en mayor perplejidad que el virey de Méjico se vió por el mismo tiempo el vivey de Buenos Aires con la llegada de Mr. Jeassenet, enviado por Napoleon, en virtud de las renuncias de la familia real de España, para la sumision de aquel vireinato al nuevo rey José Bonaparte. Dudoso el bizarro don Santiago Liniers, que tan completamente acababa de derrotar, en 1806 y 1807, las dos espediciones inglesas de Beresford y Whitelocke, de lo que habria de hacer en un caso que se le presentaba mas árduo que el de las mas difíciles acciones de guerra, dió una proclama, en la que refiriéndose á los antecedentes de la mision de Jeassenet y á la voluntad del rey Fernando, concluia en sentido que pareció ambiguo, como para ganar tiempo, diciendo que Buenos Aires correria la suerte de la península, y seria siempre fiel á su legítimo soberano, de quien esperaba los aucsilios competentes. No necesitaba de tanto el díscolo y anibicioso brigadier Elío para alzarse contra Liniers; á título de defender los derechos del señor don Fernando VII, formó una junta en Montevideo, á cuyo nombre él mandase, y por medio de la cual se sostuviesen alborotos en Buenos Aires para que se desobedeciese al virey. En varios de estos alborotos, y especialmente en el de 1.º de enero de 1809, la autoridad

del virey fué gravemente insultada, pero pudo sostenerla Liniers con el apoyo de la Audiencia que se le asoció al mando, y que siempre le mantuvo á su frente (1). Esta circunstancia, y el reconocimiento que desde luego prestó Liniers á la Junta Central, á quien inmediatamente dió cuenta de todo, alejó de Liniers la sospecha de complicidad con el emisario de Napoleon. Dicha complicidad, de la que nada se probó entonces, ni se ha demostrado públicamente justificado despues, tampoco la hace creible en Liniers la consideracion de que, aunque frances, debia reputarse como emigrado por adicto á la causa de los Borbones, pues que desde Malta, donde era caballero de la órden de S. Juan, pasó al servicio de España sin haber militado nunca en su patria. Así que las circunstancias. el apuro y conflicto en que se le puso, y no su intencion. parece que á lo sumo es lo que deberá culparse (2),

[1] La abdicacion de Cárlos IV, dicen unos estrangeros imporciales, que por su laega residencia en las provincias del Rio de la Plata deben estar bren informados de los hechos, llegó á Buenos Aires á principios de agosto de 1808. El dia 13 del mismo mes se presentó el enviado de Napoleou que fué recunharcado al instante, y el 21 se juro felelidad à Fernando. De allí à poco hubo diversos movimientos para el establecimiento de juntas à semejanza de la de Sevilla; pero el virey Liniers logró comprimirlos todos, esceptuando el de Montevideo, cayo gobernador Elio, desconfiando, ó aparentando desconfiar de Liniers, que era frances de origen, favoreció esta innovacion. Introduccion al ensayo histórico de la revolucion del Paraguay, y del gobierno del doctor Francia, por MM.

Rengger y Longchump. Paris 1837.

[2] Lo que principilmeste contribuyó i empriñar algun tanto entonces la opinion de Uniers con uncirn de la llegala del emistrio de Nipoleon, fueron las interpretaciones dadas á sus actos par algunos españoles residentes en Buenos Aires, y defensores de la union de aquellas provincias con su metrópoli, pero seducidos por las intrigas de Elio. La verdad es que Liniers, antes de abrir los pliegos de que el emisario de Napoleon era portador, convocó á algunos individuos de la Real Audiencia y del Ayuntamiento, en cuya presencia fueron abiertos los pliegos. La proclama publicada en aquella ocasion fue reductada por el ministro de la misma Audiencia don N. Caspe, que actualmente se halla en Madrid desempeñando uno de los primeros empleos de la magistratura, y que siempre la gozado de la reputación de leal. Mas lo que sobre todo selaró el proceder de Liniers, fué la resolucion denodada que lo condujo á la muerte serisolando su crédito. Este general se hallaba en Córdoba del Tucuman cuando llegó á aquella ciudad la noticia de la separacion del virey Cisneros, y de la formacion de la junta revolucionaria; al momento se decidió en favor de la causa espafiola; reunió algunas tropas de milicias, y se dedicó á su organizacion y al apresto de la artilleria y demás objetos necesarios para bacer freute à una division que la junta revolucionaria envió contra di Siendo insuficiones jos medios que

Hubo la desgracia de que en seguida la Junta Central enviase de virey de Buenos Aires al teniente general don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Quien le hava conocido, podrá decir si sus talentos correspondian para el mando que se le dió en ocasion tan crítica y espinosa, y en paises que tanto se recordaban de la rebelion de Tupac-Amaro, y donde el alzamiento de Elío y la formacion de su junta provocaban recientemente á seguir estos ejemplos. Así fué que á poco de amunciarse Cisneros en posesion de su destino, por su proclama de 5 de agosto de 1809, habiéndose retirado Liniers al interior del pais, se avino Cisneros á desarmar á los españoles europeos, con los que Liniers habia derrotado has dos considerables espediciones inglesas, y á permitir en 25 de mayo de 1810 la creacion de una junta, de que fué nombrado presidente, si bien en el mismo dia fué despojado de la presidencia, y le sucedió don Cornelio Saavedra, comandante del cuerpo de patricios. Esta junta, que debe considerarse como emanacion de la formada por Elio en Montevideo, espelió poco despues del país à Cisneros y á los individuos de la Audiencia (1); y desde entonces se ha

siguió allegar, hubo de replegarse al Perú; pero la casi total defeccion de aus soldados y la traiscion de algunos empiradoras de Cónlolos factono asus de que le
alemmena 300 hombras de la división etemiga. Perso en computár del golermador don Jana Guiterrez de la Couchs, del obisgo don Estebro de Orellans, adel
oficial real don Josquin Moreno, del assos don Victoriano Rodriguery del extrareal de militaria Allenda, todos eran conduccito à Bienno Airus, pero el 20d de agonto
de 1810 túccon detenidos en el sitio Hamado la Cabraz del Tigre, por el vocal de
la junto don José Cinselli, el esta llo hitzo failar en el acta, esceptuando unicamente al actar Orellans y su espellan don Pedro Airusta Jimena, los enales
un becho, que proudo cual en el carácter de Elio. Cannolo este supo el assenios de
la sinelacchor Liniera, positió estas palabras: me alegro, porque pagó las
que debia.

<sup>(1)</sup> No hay vocce bastantes pera describir la impression de Cianeros, qua no babiéndose propuesto, para alerempetra su empleo, otto regle sque la de biri cuidadosamente de todas has p-raouss que habian merecido la confianta de Liniera, se esbó cisgamente en huntas de los agestes de la revolucion. Estos supienon aprovecharse con destrera de la inepticad del nuevo niver, y colocaron à su lado, es actual de la constanta de la inepticad del nuevo niver, y colocaron à su lado, es acrolacciones privado, a ductor den Mariano Morcon, el mas habit de todos acrolacciones privado, a ductor den Mariano Morcon, el mas habit de todos acrolacciones privado, a ductor del nuevo mento de constanta de la colocario de la colocario de la colocario de la colocario de la superio colocario de la describución.

mantenido la insurreccion alli, que fué donde se enseño el modo práctico de consolidarla. La parte que en este contagioso ejemplo pudieron tener Elio y Cisneros, no les unpidió merecer las mayores gracias del señor don Fernando VII despues de 1814. El primero, confirmado en su capitanía general de Valencia que recibió del gobierno constitucional, fué ascendido además á teniente general, y el segundo obtuvo la capitania general del departamento de S. Fernando, el ministerio de marina, la llave de gentilhombre de la real Cámara, y hasta la gran cruz de la órdea de Isabel la Católica, instituida para recompensar á los que hubiesen hecho grandes servicios en América!!!

y quien facilitó los medios de ejecutarlas en los términas que acaecieron. Pero es de notar muy particularmente la conslucta de Cisneros despues de la rebelion, pues no contento con habre servido de instrumento muy principal de ella, par su falta, de perspicacia y valor, consumó la vergüenza de la época de su mando espidiendo una circular reservada à los gefes de las provincias interiores, eshortándoles à armarse contra la Junta, p ro encargándoles amy estrechamente que nada inciesen hasta saber que se había embarcado para Europa, pues de lo contrario era in-dudable que el y su familia serian sacrificados. El doctor Obes, asesor del gobernanor de Montevideo, posó à Buenos Aires pora invitor à Cisneros à que se trasladase à Montevideo. Pero tal era el temor que tenia de ser arrestado, que se embarcó desde luego para España precipitadamente, a fin de que no pudiesen prenderle. Miller, Memorias citadas, tom. 1, cap. 3.

Cisneros, dicen los autores del citado Ensaro en la misma introduccion, habiendo sabido el 19 de mayo de 1810, que toda España, á escepcion de Cádia, estalm ocupida por los frinceses, perdió enteramente la cabeza, y publico una proclama en que despues de prescutor el cuadro mas alarmante de la metropoli, proponia un fantas.na de representacion nacional. El califdo de Buenos Aires, aunque comparsto en la mayor parte de españoles, tuvo que convocar inmediatamente la asamblea general, ó como llaman concejo abierto, el cual depuso al virey el 25 de mayo, y formó una jent: de nu-ve personas, todas criollas. Esta junta, gobernando á nombre de Feruando VII, quiso bacerse reconocer en todo el vi-reinato; y entonces comenzó entre los americanos que habían tomado parte por ella, y los españoles que habian s stenido al virey, una lucha que no tardó en de-

generar en guerra de indep-udencia. La insurreccion del Paraguay, fué tambien, segun los autores del mismo Ensayo, nna hijuela de la Junta de Buenos Aires. « En octubre de 1810 envié esta, dicen ellos, una espedicion como de to-oso hombres al mando de don Manuel Belgrano, que al cabo tuvo que enpitular con el gobernador del Pareguay, don Bernardo Velasco, su salida del país. Pero antes y despues de su capitulacion Belgrano sembró en sus conferencias las semillas de la independencia. En 1811 algunos oficiales que quedaron en actividad despues de la retirada de Belgrano, entraron con pistolas en casa del gobernador, lo arrestaron y le dieron por adjuntos dos de los conjurados, que en su nombre convocaron un congreso, que

El mes de febrero de 1809 ya habia tronado en Quitola tempestad revolucionaria, que desvanecida momentáneamente, así como la junta de 10 de agosto siguiente,
formada por la causa misma que la que llurrigaray queria
formar en Mejico, vino al cabo à parar hácia mediados de
1811 en el trágico fin del conde Ruiz de Castilla, presidente de aquella Audiencia, y en el de otros varios funcionarios públicos, y en la espulsion del virey de Santa
Fé, Amat, que con trabajo logró, aunque maltratado y
corriendo grandes riesgos, salvar su vida de la revolucion que en Santa Fé estalló el 23 de julio de 1810. El 19
de abril del mismo año ya tambien se habia mostrado en

depaso al gobernador, y formó ans junts como la de Baenos Aires, que debia gobernar à nombre de Fernando VII, pero que anduve nas spriss que las de otra provincias, y no turdó-en proclamar la independencia del Paraguays. De squi vinó la elevación del doctor don José Rodriguet de Francia, secretario y alma de las deliberaciones de la junta.

Si queremos aber lo que eran los dipatados de los congresos del Parguay, los referidos autores nos seguentes que los del són 18.3 formalos una especie de caricatara digna del pined de un Hogarth, pasudo el tiempo en las tabernas, y preguntando que era lo que deltaina fabbre o votr. En Iquamandin un ceptim de militaisa, que se habri distinguido pre sa eclo trenderiomerio, querirado esplicas un disto que era la litertad, dioja que de fo, la esperanso y la caridade.

Y si queremos saber quienes eran los protectores de todo revolucionario, fuese quien fuese, el objeto de su proteccion , y los beneficios que de ella se seguian al pris, nigimoslo tembien à diehos autores, hablando de Artigas, que para que sugetase los bandidos, á envas enadrillas había pertenecido, recibió antes del gobierno español el grado de traiente. « Pasando luego de contrabandista y foragido á patriota, fué electo gefe de la banda oriental. Encendiendo el fuego de la guerra civil, atacó á Boenos Aires, invadió la provincia de Entre-Rios, sublevó à Santa Fé, armó los indios selvajes del gran Charo, y desoló el Paraguay con actos inauditos de erueldad. Provocó á los brasileños, que lo que descaban era motivo de guerra. En fin, el resultado de nueve años de su gobierno fué la ruina completa de la banda oriental , pais tan floreciente antes, la devastacion de las otras provincias, y la desmoralizacion de todo un pueblo, sin contar como consecuencia la guerra posterior entre brasileños y las repúblicas del Sud. En sus Consecuenti il guerra posseruri entre urantetton y ins republica di consecuenti diferenzia sono el doctor Pranto desporecieron quine establicarimento de Entre-Rios, que eran de los mas prosperso de las antignas misiones de jesuitas. Artiga por ai solo no labaria hecho tanto mal, pero tenia que ceder à los malvados de su gente, que era lo peco y la mayor esnalla de todas portes. El mas sobresaliente de este género era su secretario y consejero privado Monterosa, fraile de la Merced. Los negociantes de Buenos Aires, ingleses, franceses y americanos del Norte le proveian de armas y municiones. Así por la codicia de su fortuna cooperaban á todos estos desastres y á la destruccion de mas de 200 families s Cap. 1, 2, 3 y 5.

Caracas la revolucion, que sucesivamente se fué propa-

gando á otros parages de América.

Ninguna de estas ocurrencias, resultado indisputable del viage del señor don Fernando VII á Bavona, podrán ciertamente atribuirse en nada á las Cortes, ni á los constitucionales, mediante á que Córtes no las hubo hasta 24 de setiembre de 1810, ni Constitucion hasta 19 de marzo de 1812. ¡Quiérense, empero, atribuir en poco ó mucho algunas de las que sin anacronismos puedan acomodarse las fechas, de entre aquellas de que acabamos de hablar, ó de las inmediatas posteriores del mismo género, á las proclamas de las juntas provinciales ó central, en que se anunciaba á los americanos que ya eran libres é iguales á sus hermanos de Europa, y que sus provincias tampoco eran ya colonias, sino partes integrantes de la monarquía española? En primer lugar, no sé yo que esto se dijese hasta que la Junta Central, instalada en 25 de setiembre de 1808, determinó llamar à sí vocales que en ella representasen à los pueblos de América, lo cual ejecutó por decreto de 22 de enerosiguiente. En segundo lugar, muchos podrian decir, segun la política del dia, que las proclamas no son leyes, y que por lo tanto su lenguage no va siempre ceñido al rigor lógico de las disposiciones trascendentales á que se arreglanlos derechos, y en que deben fundarse las pretensiones: curiosa seria una recopilacion, aunque no fuese mas que de los millares de proclamas que en el último medio siglo se han dado por todo el mundo, acotando al dorso de ellas el modo con que se han cumplido. En tercer lugar, lo que verdaderamente es mas sólido y nada evasivo, es que el tenor de dichas: proclamas no era, en realidad, otra cosa sino una declaracion esplícita de lo que de hecho sucedia desde que los españoles se apoderaron de América. « La España, dice Muriel, siempre fué bajo diferentes aspectos mas liberal que otros pueblos de Europa en sus concesiones á las colonias." Y apoyándose en la autoridad del baron de Humboldt añade, « que los reyes de España, al tomar el título de reyes de Indias, han considerado estas posesiones lejanas, mas bien como partes integrantes de su monarquia, y provincias dependientes de la corona de Castilla,

que como colonias en el sentido que desde el siglo XVI aplican á esta voz los pueblos comerciantes de Europa (1).»

He querido apoyar esta asercion, que de suyo es evidente á cuantos conocen el sistema colonial de los españoles, así como he apoyado y apoyaré otras de mis aserciones en la autoridad de Muriel, porque habiendo este, aunque emigrado como partidario de José Bonaparte, merecido del señor don Fernando VII la gracia de la cruz de Cárlos III, por su traduccion y adiciones de la obra del ingles Coxe, lo que ha dicho en su traduccion y adiciones debe considerarse aprobado por el señor don Fernando VII. Finalmente ; quien no ve que los americanos no atendian para su revolucion á lo que se les dijese en proclamas, sino á la oportunidad que las circunstancias les prestaban para ella, cuya oportunidad nunca habrian desperdiciado, fuera lo que fuese lo que las proclamas les dijesen? ¿Era por ventura agraviarlos el decirles, que en un sistema liberal como el que la España comenzaba á adoptar, gozarian de los beneficios de él indistintamente con los españoles? Si esto les era motivo para rebelarse contra los que les hacian tan lisongeras promesas, ¿cuanto mayor motivo no habrian creido dárseles no haciéndosclas, ó diciéndoles lo contrario á ellas? ; No lo confirma irrefragablemente así, el que despues del regreso del señor don Fernando VII á España los americanos alegaban, por justa causa de proseguir en su alzamiento, la reinstalacion del poder absoluto en la península? Dentro de las mismas Córtes constituyentes ¿ cual no fué el clamor de muchos diputados americanos, entre ellos varios de los que posteriormente suscribieron la representacion y manificato de 12 de abril de 1814, contra la supresion de la libertad de imprenta que Venegas ordenó en Méjico; clamor que principalmente se fundó en la desigualacion que de este hecho resultaba entre españoles eu-

<sup>[1]</sup> Obra citoda, tom. 6, cap. 8 adicional. El régimen por el cual la isla de Cuba es gobernada en el dia, prucha evidentemente esta verdad. La llabana no solamente es mas privilegiada en su conservio que muchos poertos de la pratinsala, sino que acaba de ser autorizada para recibir cóvisles estrangeros, lo asala no fue permittodo en inguna de las épocas constitucionales de España.

ropeos y americanos, faltándosé á las promesas? De todas suertes la culpa del efecto de tales proclamas, si es que culpa hubo en ellas, y lo que fué mas, la culpa del ejemplo que con las juntas de España se dió á los americanos para que formasen otras, y es lo que ciertamente influyó mucho en la independencia y le allanó el camino, debilitando la fuerza de las autoridades y trastornando todo el régimen establecido, será de quien dejó flotante el poder en manos de las juntas peninsulares, y de quien precisó á su nombramiento al verse desamparados los pueblos de su rey, y con la oposicion que al movimiento de ellos hacian las manos á quienes el mismo rey en su voluntaria ausencia dejó encomendado el gobierno. ¿Cómo sino formando juntas se lubiera en tales circunstancias podido defender la España?

No se infiera de nada de lo que llevo dicho, que soy un apologista de la igualdad que luego la Constitucion estableció entre españoles europeos y americanos. Jamas ha ecsistido pueblo alguno, ni creo que podrá ecsistir con absoluta igualdad de leyes, fundamentales ó no, entre la metrópoli y sus colonias, mayormente cuando estas se hallan muy lejanas. El estraño pensamiento de la igualdad constitucional, del que procedió el otro no menos estraño de hacer venir cada dos años á las Córtes españolas diputados de todas las colonias, inclusas las islas Filipinas, es en mi concepto una de las tachas que pueden ponerse á una Constitucion, que no tenia pocas de suvo, con solo la demasiada estension que le daban los mas que inútiles artículos doctrinales y el espíritu reglamentario; es un error que se tomó de la Constitucion francesa de 1793, desentendiéndose del detenimiento con que los sabios autores de la de 1791, de la que la Constitucion española copió tantos articulos, se habian manejado en el asunto (1). Muy en breve las Cortes españolas palpa-

<sup>[1]</sup> El proyecto de la Asamblea constituyente la presentó con su informe de 23 de setiembre de 1791 Bornabe, como relator de la comision. En una sesion de la Cámara de diputados franceses Mr. Laisne de Villeveque propuso, el 9 de marzo de 1831, que cada una de las tres islas Martinica, Grasdalupe y Borkon envisamo.

ron la imposibilidad de que unas mismas leyes rigiesen indistintamente en las provincias de la monarquía en ambos mundos. Entre los varios ejemplares que podrian citarse de este desengaño, sobresale el de un código entero, que si acaso no es de tanta entidad como el fuodamental del Estado, es el que mas se aprocsima á su importancia. Hablo del código penal, acerca del que se resolvió que no fuese aplicable á las posesiones ultramarinas de España, hasta que con las variaciones oportunas fuese adaptado á ellas.

En medio de todo será necesario convenir, en que al error de la igualacion constitucional de toda la monarquia española fueron en cierta manera compelidas las Córtes por el decreto de la Junta Central de 1.º de enero de 1810 sobre la convocacion de ellas, y representacion supletovia de América; decreto estendido por los consejeros don Melchor Gaspar de Jovellanos y don Miguel de Lardizabal y Uribe, ministro de Indias del señor don Fernando VII en 1814; á este decreto acompañó una proclama á los Americanos repitiéndoles lo dicho en la del año anterior. y ambas precedieron mucho á las que en 28 de febrero y 15 de octubre del mencionado 1810 les dirigieron la Junta de Cádiz y las Córtes. Y no menos será necesario convenir en que nada omitieron las Córtes para que, supuesto dicho error, se evitasen sus perjuicios en la América, y para estrechar los vínculos de union entre esta y la península. Medidas de pacificacion, amnistias, gracias, beneficios en aumento de industria, de prosperidad y riqueza, medios

dos dipitatolos, y la Gavyana francera uno, stignândoles una îndemnizacion de viage y para sa marino me Francis, popula par la caja coloniai. El ministro repato que ni la extutifidad est ven insjecutible, porque en esto de disolación de la Cámora seria menestre il no diputatio de aligno a de la colonia su na fospora ir y venir da resista menestre de la compania de aligno a de la colonia su na fospora ir y venir da la la carca contra carca carca de organizarion de colonia, podrá discutire la proposicion. Su autor se convino en restiturida, y no se voltrá ó hacer siquiera mencion de su provecto, si cuando mas adelante se fué determirando el regimen colonial. Convecidos se mostrarron tambiém el 6 de margo de 1833 los dispection y el ministercio, en que mostrarron tambiém el 6 de margo de 1833 los dispection y el ministercio, en que entre properar de porte de la Francia, y y se ver que Argel to tito en pricada la corra contrinacion de la Francia, y y se ver que Argel to tito en pricada la corra contrinacion de de la Francia, y y se ver que Argel to tito en pricada la corra contrinacion de composa contrinacion de la carca contrinacion de la grancia, por se contrinacion de la contrinacion de la composa contrinacion de la grancia de casa, y que la segar como de coloniazion à la cuença.

coercitivos de reprimir la disidencia, todo lo pusieron en práctica. Para ocurrir á estos últimos medios establecieron con los oportunos arbitrios y recursos el año 1811 la Comision de reemplazos de Cádiz, que no solo hizo el servicio de que fué encargada, durante la época de las Cortes. sino que despues del regreso del señor don Fernando VII eu 1814 fué la caja y el arsenal principal, donde ha acudido S. M. para sus espediciones de América, Temiendo las Córtes el aucsilio que desde el principio de la revolucion de la América del Sud la estaban dando los estrangeros, habiéndose sabido que á nombre de la Regencia se espidió en 1810 una órden permitiendo allí el libre comercio de ellos, la anularon, y por ella fue procesado el oficial mayor de la secretaria de Indias, don Manuel Albuerne. Estos eran esfuerzos que costaban mucho trabajo á las Córtes, en cuyo seno verdaderamente habia algunos diputados americanos, que como gerentes ó valedores de la independencia de su pais los impugnaban ó entorpecian. De ello hubo una prueba evidente en el articulo, que hablando de las contradicciones y algo mas que la diputacion americana sufria en el Congreso, se inserto el año 1811 en el periódico que se publicaba en Londres con el título del Español, en cuyo articulo fué suplantada la firma de don José Perez, diputado de la Puebla de los Angeles. Todavia sué mucho mayor la prueba que eu el mismo año dió otro diputado americano, mostrando abiertamente la cara en su odio á la union de las Américas y España. Este diputado fué don Manuel Alvarez Toledo, que escapado subrepticiamente de Cadiz, por haberse descubierto su intriga para la sublevacion de la parte española de Santo Domingo (1), se trasladó à los Estados Unidos, donde publicó un manifiesto incitando á la rebeliou y ridi-

<sup>(1)</sup> Aunque cedida como hemos dicho à la Francia, les espiñoles quedaros en paira poseino de ella , dede que malegralla la especicion de Lectre, la positiva pesarion de ella , dede que malegralla la especicion de Lectre, la positivita puera entre la Gran Bretaña y la Francia quità à esta la caperanna y pusibilidad de donimotra. Valvieio è reconstruir en de predienti funnal espiñola à ennecencia de la sepecicion que en 1809 distigiron espiñoles é inglessa al fecto. Y como tal la fei leugo reconocida tambien par el cangrero de Viena de 1815.

eulizando á las Córtes españolas, entre otras cosas, porque dejaban demasiada latitud á las facultades del rey. No satisfecho aun con esto, llevó una espedicion de los Estados Unidos contra Tejas, si bien en su primer hecho de armas fué completamente derrotado en Medina por el coronel don Joaquin Arredondo el 18. de agosto de 1813. Raro es que euando son perseguidos acerbamente tantos españoles, que en la Peninsula y Ultramar han defendido à costa de su aangre los derechos del señor don Fernando VII, sin la mas leve sospecha de otro crimen que el de haber obedecido mas reales órdenes, cuya espontaneidad no les incumbia, ni les era posible escudriñar, don José Alvarez Toledo haya merecido tanto el favor del señor don Fernando VII, como llegar á estar hoy siendo su embajador en Nápoles!!!

## CAPÍTULO IV.

Vanas providencias tomadas para impedirla desde 1816 á 1820.

Kestituido á España en 1814 el señor don Fernando VII, uno de sus primeros cuidados fué enviar una fuerte espedicion á América, que le asegurase el dominio de ella. La comision de reemplazos proporcionó los fondos necesarios, y para gefe fué escojido don Pablo Morillo, que promovido desde sargento de marina á mariscal de campo durante la revolucion española, todavía recibió el grado de teniente general, en premio anticipado de lo que habia de hacer en su empresa. La espedicion se preparó para el Rio de la Plata, cuyas provincias se mantenian en insurreccion desde la época que hemos dicho. Un real decreto inesperado vino súbitamente á hacer saber al público, que habiéudose pasado la conveniente estacion de que la espedicion fuese á su destino primitivo, lo cambiaria dirigiéndose á Costa-firme. ¿Y por qué la espedicion no se preparó en su oportuna estacion, ó por qué no se aguardó á que otra vez llegase esta? Pero ya fuese que el cambio procediera de la causa espresada en el real decreto, ó ya del plan ó informe

que con recta, ó con torcida, ó con sandia intencion dió el canónigo de Panamá, don Juan José Cabarcas, la espedicion no se dirigió al Rio de la Plata, donde tanto hubiera convenido, y si a Costa firme, para donde tan inutil era desde lucgo, como perjudicial fue despues. La Costa-firme por los essuerzos de Monteverde, de Boves, de Cagigal y de Morales se hallaba entonces en bastante buen estado: Miranda que volvió á reaparecer en ella, y Nariño, otro de los principales gefes de la insurreccion, habian sido hechos prisioneros y enviados á España; Bolivar abandonaba el pais; no hacian falta sino buques de guerra para someter á Cartagena y la isla Margarita, contra la cual ya se disponia una espedicion, cuyo écsito no parecia dudoso atendidos los talentos y el valor de los gefes de la Venezuela, el crédito que se tenian grangeado, y sus muchas y buenas tropas de naturales del pais, que aclimadas y con grandes relaciones en él eran las mas á propósito para la fatiga v el modo de hacer allí la guerra.

Dada á la vela la espedicion de Morillo el 18 de febrero de 1815, las primeras noticias de ella fueron la reduccion de la isla Margarita, si bien dejándola á discrecion del mismo Arizmendi que la habia rebelado; y que en el primer momento favorable que se le presentó, volvio á rebelarla, y la constituyó en cuartel general de los disidentes. En 15 de abril de 1815 fué sometida por Morillo. En noviembre inmediato ya estaba otra vez en insurreccion, y en el siguiente marzo se reunieron en ella las tropas de la isla, de que Arizmendi pudo disponer, con los 3.500 hombres que Bolivar llevó de Santo Domingo. entre ellos 500 negros que le dió Petion. Estas tropas, embarcadas en dos buques de guerra, y trece trasportes al mando de Brion, comerciante de Curazao, que tomó el título de almirante, se presentaron en junio sobre las costas de la Venezuela. Dos veces intentó Morillo luego recobrar la isla Margarita en 1817 y 1819, y ambas tuvo que abandonar su proyecto (1).

<sup>[ 1 ]</sup> Lallemant, Historia de Colombia. Los refuerzos estrangeros estuvie-

A poco de la noticia de la sumision que Morillo alcanzó de la isla Margarita, se supo el incendio del navio S. Pedro Alcautara, que era el almacen general de armamento. monturas, vestuario y dinero de la espedicion. Todavía ignoramos realmente como y por que fué la quema de este navío. Un denodado oficial de su dotacion, Lizarza. culpó públicamente al comandante. Lizarza fué encerrado en un calabozo, y el comandante del navío, Salazar, vivió siempre tranquilo, sin que vo á lo menos, por mas que lo he preguntado, haya sabido que nunca se le hiciese cargo alguno con el rigor competente, como tampoco al gefe de escuadra Enrile, gefe de las fuerzas navales de la espedicion. Sin duda por haber quedado nulo 6 casi nulo el mando de este gele con la quema del navio, apenas se le oyó nombrar en las campañas de Costa-firme despues de to:nada Cartagena el 6 de diciembre de 1815, y en junio de 1817 ya estaba de regreso en Cádiz, conduciendo por trofeo un águila que con gran pompa y escolta fué encaminada á Madrid, bien así como por la espedicion de Cabot lo que ganó la Inglaterra fué la introduccion del primer pabo en el reino (1). La gratitud, sin embargo, que S. M. profesa á sus servicios, acaba de acreditarse por el nombramiento que de él ha hecho de segundo cabo militar de las islas Filipinas, con la espectativa de llegar presto á ser capitan general de ellas.

No entra en ninguna manera en mi plan el tejer la historia de las campañas del general Morillo en Anuérica; el resultado de ellas dice mas de lo que yo pudiera escribir, sin que esto ceda en menoscabo del valor de Morillo y de sus tropas. Pero no me parcerá aventurado el decir yo sus tropas. Pero no me parcerá aventurado el decir yo.

von frecente-mente llegando à Cesta-firme. En sciembre de 1819 as và llegre ma especieion de cinco mil trànulere, que lubir dade la vel de l'abrepol viente y cuatro luvrus antes del bill que prechisia los alistanientos para el cetrangerill'. Siemme y en velvos vionocestos el empeño de senartes las Américas à la lovena. Pequeño en su parte cercicia, que en la marina, con la que se debin critar Cortegne, contra Mosillo est finances; y sa iele como la deman logro escapares por falts de suficientes buques españoles, lo cual les facilité sorprender y forsar los que habita.

<sup>(1)</sup> Gruhame, historia citada, lib. y cap. 1.

que en una guerra que debia hacerse mas con política que con armas, precisamente lo que faltó fué la política. Con una indiscreta persecucion se agrió á Bolivar (1), que en Jamáica, Santo Domingo y Curazao encontró los recursos que necesitaba para vengarse, y cuya llegada á Costa-firme habria podido impedir el navío si no se hubiese quemado: con preferencias à las tropas espedicionarias se descontentó á las del pais, que habituadas ya al oficio de la guerra se pasaron á Bolivar, y se enagenaron los ánimos de los gefes que antes las habian mandado; con indisciplinas y orgullo de confiada dominacion (2), y con vejaciones se oprimió aun á los españoles europeos establecidos de largo tiempo en aquellas provincias, y que mayores sacrificios hicieran por la union de ellas con la metrópoli. Me consta que muchas representaciones suyas en el sentido que espreso, y à las que yo me remito, deben hallarse en el gobierno español desde 1817 y 1818. Como quiera, despues de cinco años y medio de guerra el armisticio de Truillo por seis meses (que solo duró algunos dias), y la conferencia de Santa Ana, de 25 y 27 de noviembre de 1820, manifestaron bien á las claras, por entre los brindis y festejos con que la última fué celebrada, que habia á la sazon en Costa-firme lo que no ecsistia cuando Morillo llegó, á saber, gefes y ejércitos enemigos que se trataban y respetaban de igual á igual. Obró, pues, muy cautamente Morillo en instar por ser relevado de un mando, que va era mucho mas comprometido que cuando lo recibió, y en procurarse así una retirada prudente, que echando sobre otro la vergünuza de evacuar el país, le asegurase á él en todo caso, sobre el grado de teniente general habido antes de salir de Cádiz, el condado de Cartagena, aunque abandonase á Cartagena, y la gran cruz de Isabel la Cató-

(a) El suntuono pilacio que desde luego mandó edificar para si, y quedó á melio construir en Caracas, el general Moxó, segundo gefe espedicionario, puede ser uno de los mejores testimonios de ello.

Townson/ Casada

<sup>(1)</sup> El pirtido que de él pado ascarse, croo que lo manifesta el que en 86 fué quin entregó á Miranda, y diez afíos despues hizo condenar por un consejo de guerra al general Piar, hombre de color que pelesba contra los españoles. Miller, Memorias c.tadas, tom. 2, cop. 33.
(2) El suntrono palseio, que desde laego mandó edificar para si. y quedó.

lica, aunque amenazase prócsimó el instante en que por labatalla de Carabolo, solo la memoria de esta inclita reina era lo que con aprecio ó con encono habria quizás de conaervarse en aquellas regiones (1).

Las noticias que llegaban á España del estado y sucesos de las tropas de Morillo en Costa-firme, no eran los mejores auspicios, bajo los cuales se intentase otra espedicion á América. Sin embargo, el gobierno la intentó en fuerza mas considerable que la de Morillo, y que si no pasaba tambien la oportuna estacion, ó no se atravesaba algun otro plan ó informe secreto, debia partir abora para las provincias del Rio de la Plata. Para esta espedicion, que se titulo grande, se agotó toda especie de recursos, así de la comision de reemplazos, como de las indemnizaciones francesas que pertenecian á individuos particulares, y cuanto pudo haberse á las manos. El mando se confirió al teniente general, con le del Avisbal, y no se perdonó violencia alguna para incluir en ella à cuantos gefes militares y económicos se tuvo por conveniente, desestimando toda escusa, por fundada que fuese (2), y la oposicion que la mayor parte de ellos mostraban, tanto á embarcarse para América, como para dejar en la península, segun se les ordenaba, á sus familias, cuyo abandono de socorros preveian en su ausencia (3). No menos atropellamientos se hicieron para reunir los trasportes necesarios, obligando á todo el que en algun puerto de España tenia un buque á propósito, á que lo habilitase á su costa, y lo mandase á Cádiz, donde tambien habia de mantenerlo a su costa, bajo la esperanza de que la comision de reemplazos abonaria el flete y estadías, que el gobierno por sí habia se-

<sup>(1)</sup> Morillo salió de la Costa-firme el 17 de diciembre de 1820; la decisiva batalla de Carabolo se dió en 24 de junio siguiente.

<sup>(2)</sup> Para aterrir de manera que todos callasen, un brigadier muy distingnido por sus servicios, se vió en eastigo de sus representaciones, destituido de su

empleo y de faero militar, y declarado najeto à quinta.

(3) A los ofi-irles de los regimientos que el 7 de julio de 1819 fueron con al conde del Avishal à destrunar las tropoi del Palmar del Paretto de Sonta Maria, il es habis empeshod el conde a paladra de que llevarian consignó à America su nuegera y familias. Sin embargo fueron despase comprendidos tambien en la secutiva general que de el 10 ge higa à todo for densis cuerpos.

fialado. Al fin los trasportes estrangeros fueron esactamente pagados de los precios convencionales que voluntariamente ajustaron, pero aun es hoy el día en que los trasportes españoles apenas habrán percibido un quince ó veinte por ciento de los precios que les señaló el

gobierno.

A los motivos de disgusto ya espresados que se dieron al ejército espedicionario desde su reunion en las inmediaciones de la isla gaditana, parece que hubo empeño de ir agregando sucesivamente otros, que aun sin especial don de profecía hiciesen vaticinar lo que debia aguardarse de una espedicion formada de aquesta suerte, y esplican suficientemente el como los acontecimientos de julio de 1819 no retrajeron de insistir en la conspiracion descubierta, y que el gobierno tuvo por cortada entonces. El soldado debia embarcarse con solo dos uniformes, uno de invierno y otro de verano, sin mas repuestos, pues que aun el de las armas estaba reducido en todo à 18.000 fusiles, que se suponian útiles en estado de servicio. Y debia embarcarse en buques que ni siquiera se permitió desinfeccionar, desestimando el gobierno las representaciones que al efecto se le hicieron, fundadas en la mortandad que en dichos buques se habia sufrido de resultas de la epidemia padecida en la isla gaditana, y en las providencias mismas del gobierno, que mandaba al lazareto de Mahon el navío Asia, procedente de la Habana y entrado en Cádiz. Debia embarcarse sin competente dotacion de hospitales, pues que se habia demostrado que la señalada á la espedicion no alcanzaba á cubrir siguiera el cálculo ordinario de las hospitalidades en tierra, aun graduándolas al pie de paz. Debia embarcarse sin reconocerse siquiera los víveres que contaban siete meses de hallarse á bordo; lo mas que pudo lograrse á fuerza de repetidas instancias, fué que el gobierno, satisfecho segun dijo, de la buena calidad de los víveres, añadiese que autorizaria el reconocimiento únicamente en el caso de que el general en gefe y el intendente se obligasen á ejecutarlo en término, que no habia de pasar de doce dias. Debia embarcarse, por último, con la promesa, es verdad, de que en la espedicion irian sesenta millones de reales para los gastos de ella en América, pero con la certeza de que el dinero que había de llevar la espedicion, no escedia de doce millones de reales. ¿ Dejaba de ser natural que en tales circunstancias el soldado no separase jamas su vista del fin que habían tenido 42.167 de sus compaïeros, enviados á América desde las insurrecciones de ella (1), y que los gefes ilustrados recordasen las tentativas enayadas con infinitamente menores medios en Navarra, Coruña, Granada, Madrid, Costa de Cantábria, Cataluña y Valencia? ¿ Y era dificil que desde el principio llegiaran á entenderse el soldado y sus gefes ilustrados del ejercito reunido el año 1819 en las inmediaciones de la isla gaditana para la gran espedicion de Ultramar?

Yo no trato ahora de calificar la moralidad ó conveniencia política de su alzamiento; solo me he propuesto hablar de él con relacion á su influio en la independencia del continente americano del Sud. Los viles sicofantas, las plumas alquiladizas, erigiéndose en sibilinos oráculos, y suponiendo desde lurgo á su antojo, que la gran espedicion de 1819 habia de conseguir un écsito muy diverso de la no pequeña espedicion de 1815, se han desatado en baldones é improperios contra los autores y cooperadores del alzamiento del ejército de la espedicion de 1819. dando por scutado, que si esta hubiese tenido efecto, todo el continente americano del Sud se hallaria hoy sujeto á la metrópoli. ¡Oh! si el deseo de union y de olvido de todo lo pasado que animó á dichos autores y cooperadores del alzamiento, no les hubiese impedido la publicacion de la correspondencia encontrada en las secretarias del cuartel general de Arcos ; qué de engaños no se habrian disipado! ¡ qué de dilapidaciones no se habrian manifestado tapadas ó que procuraban taparse bajo esterioridades de celo por las espediciones de América! Y lo que es mas ; qué de dificultades no se habrian visto pre-

<sup>(1)</sup> Este eta el número de trapas envindas á América desde el cão de 1811 al de 1819, segun la memoria que el ministro de la guerra, marques de las Amarillas, leyo á las Cotres sa 2520.

sentarse, no solo para los progresos de la espedicion de 1819 en las provincias del Rio de la Plata, sino aun para su desembarco y primeras operaciones en ellas! El conde de Calderon elevó al gobierno una consulta sobre el modo con que debia mirar la plaza de Montevideo, llave del Rio de la Plata, y sin la que sus operaciones no tendrian otra base sino Cádiz. La respuesta del gobierno fué que mirase 4 Montevideo como si no ecsistiese. Replicó el conde de Calderon, que esto era imposible, supuesto que Montevideo ecsistia de hecho, y que no podia dejar de ser considerado como plaza amiga, ó enemiga ó neutral, y que en eualquiera de estos conceptos sabria lo que deberia hacer para la resolucion conveniente, bien espugnándola, si era plaza enemiga, ó bien tomando de ella los oportunos aucsilios en los respectivos casos de ser plaza amiga ó neutral; que no desembarcando en Montevideo, no le quedaba otro parage donde hacerlo sino en la ensenada de Barragan o los Quilmes, en la banda occidental, á doce y cinco leguas de Buenos Aires, ó en Buenos Aires mismo; que á ninguno de estos parages podian flegar los buques mayores; que solo podrian hacerlo los menores, los cuales se iban á encontrar con las baterías de tierra opuestas, y con numerosa caballería, cuando la espedicion no tenia un solo caballo de tiro ó de montar; que aunque llegáran á superarse todos estos obstáculos, la espedicion, si no dejaba aseguradas sus provisiones de boca en la banda oriental, careceria enteramente de ellas, retirándose el enemigo al interior y devastando el pais; que siempre era necesario un ancladero, como punto de reunion y de reparo para todos los buques, grandes y chicos, por si los temporales ocasionaban alguna dispersion, como era muy factible, aun hallándose todos los buques en mejor estado del que algunos tenian desde antes de salir de Cádiz (1); que

<sup>[1]</sup> Segua las últimas reales úndeme, la espelicion debia salir de Cádia; precisamente el 15 de enero, y aunque no se esquaises mas larga naregacion que la de eineo meses, lo carl no en mucho pura una espelicion de mas de cien laques de todos portes. Ja llegada seria á la entando de invieron en aquel pois, que se cuando con mayor farta soplan en el los aracanes conocidos con el nombre de Pamperos.

no menos esencial era un lugar donde las tropas descansasen algo de su larga navegacion, y se preparasen para la fatiga. A tan sólidas y fundadas razones el gobieron on hizo sino referirse simplemente á lo que anteriormente tenia resuelto; esto es, que se mirase á Montevideo como si no essistiese.

Pero por mas que el gobierno resolviese esto, las dificultades quedaban siempre subsistentes, y ellas bastan para acreditar, que el écsito de la espedicion de 1819 no debia contemplarse menos dudoso que el de la espedicion de 1815, la cual en el pais donde se dirigió, habia encontrado desde luego tropas españolas en bastante número y de buena calidad, terreno propio donde abastecerse de víveres, y plazas fuertes en que apoyar sus operaciones desde su llegada, ó tomándolas al enemigo. Mas aun dando de barato que la espedicion de 1819 hubiese sido mas feliz que la de Morillo y la de tantas otras tropas enviadas al continente americano del Sud despues de las insurrecciones de él ¿quién tuvo la culpa del particular disgusto del ejército espedicionario de 1819, y del general disgusto de toda la nacion? ; quién de que el alzamiento de 1819, completado en 1820, fuese ya la octava conspiracion descubierta en España desde 1814?

El real decreto de 4 de mayo de aquel año, espedido en Valencia por el señor don Fernando VII, tan libre y espontáneamente como que ya se hallaba reintegrado en su poder absoluto, dando cuenta de cuales fueran sus intenciones « desde que la divina Providencia lo colocára en el trono de sus mayores por medio de la renuncia espontánea y solemne de su augusto padre, empeñaba á los españoles la palabra y el juramento del señor don Fernando VII acerca de que no quedarian defraudados en sus esperanzas; les aseguraba que S. M. aborrecia el despotismo, que era ya incompatible con las luces del siglo; que se juntarian Córtes lo mas pronto que fuese posible, poniéndose desde luego mano en preparar y arreglar lo que pareciese mejor para la reunion de estas Córtes; que se estableceria sólida y legitimamente cuanto conviniese al bien de sus reinos; que la libertad y seguridad individual y real quedarian firmemente aseguradas; que la libertad de imprenta no tendria otros límites, que los que la sana razon prescribe para que no degenere en licencia; que á fin de que cesase toda sospecha de disipacion, se separaria la tesorería de la asignacion de la casa real, de la de las rentas que con ecucido del reino se impusiesen y asignasen para la conservacion del estado en todos los ramos de su administracion; que las leyes que en lo sucesivo hubiesen de servir de norma para las acciones de sus súbditos, serian hechas con acuerdo de las Cortes; que para que entretanto que se restableciese el órden, y lo que antes de las novedades introducidas se observaba en el reino, acerca de lo cual sin pérdida de tiempo se iria proveyendo lo que conviniese, no se interrumpiera la administracion de justicia, continuasen las justicias ordinarias de los pueblos que se hallaban en ejercicio, los jueces de letras conde los hubiese, y las audiencias, intendentes y demas tribunales de justicia en la administracion de ella, y en lo politico y gubernativo los ayuntamientos de los pueblos segun de presente estaban, y mientras que se establecia lo que conviniera guardarse, hasta que oidas las Cortes que S.M. llamaria, se asentase el órden estable de esta parte del gobierno del reino. » Si las promesas juradas libre y espontancamente de este decreto eran las «basas que podian servir de seguro anuncio de las intenciones del señor don Fernando VII en el gobierno de que S. M. se iba á encargar, haciéndose conocer en él, no un déspota ni un tirano, sino un rey y un padre de sus vasallos»; si las promesas, repito juradas libre y espontancamente de este decreto, que puede ser considerado como la declaración de Luis XVIII en S. Ouen, de fecha del 2 anterior, hubiesen tenido el mismo cumplimiento y hubiesen sido seguidas de providencias semejantes á algunas otras de las benéficas que siguieron á dicha declaracion; ó si á lo menos la administracion no hubiese sido tan viciosa desde 1814 habria habido jamás en España el disgusto que producia las conspiraciones? No, ciertamente, dijo el lord Liverpool en su discurso de 14 de abril de 1823, fundando en esto la razon de que en la Constitucion española, ni en el modo de su restablecimiento habia nada que pudiese autorizar

la intervencion de potencias estrangeras.

Y no habiendo habido conspiraciones ¿podria tampoco nunca el señor don Fernando VII haber dejado de contar con la conperacion de la representacion nacional, que pudo haber establecido bajo otra forma y bajo otra nueva Constitucion, para medidas de union entre la España y sus posesiones ultramarinas, supuesto que aun las Cortes que sancionaron la igualdad constitucional de ellas y la metrópoli, lo mismo que las Córtes que habian seguido á las constituyentes, si no hubiesen sido, como dijo el lord Liverpool, mas obstinadas que los gobiernos absolutos de España en negarse al reconocimiento de la independencia de las colonias, á lo menos no podrán ser acusadas de haber pecado de facilidad ó ligereza en la materia? Mas cuando el decreto de 4 de mayo en vez de tener la ejecucion de la declaracion de Luis XVIII en S. Ouen, tuvo la de la liberal proclama de Cárlos II de Inglaterra, desde Breda el 14 de abril de 1660; cuando el restablecimiento de la Inquisicion y del ascendiente hierofántico (1), á que era consiguiente la usurpacion de riquezas y la persecucion encarnizada; cuando la arbitrariedad mas completa en juicios y sentencias; cuando el favoritismo indecente y versátil de toda clase de personas que diariamente se suplantaban unas á otras en la gracia del monarca con solo ser inventores de chismes y de calumnias; cuando el desórden y la dilapidacion mas espantosa de las rentas del erario dejando frecuentemente sin racion al soldado y al marinero; cuando, en fin, el lamentable espectáculo de que apenas habria familia en España, que en la clase á que correspondia ó en algunos de sus individuos no se sintiese agraviada, fué lo único que apareció en seguida de las promesas libre y espontáneamente juradas del decreto de 4 de mayo de 1814; cabia dejar de haber conspiraciones donde quiera y como quiera que ellas pudieran urdirse?

<sup>[1]</sup> El solo restablecimiento de estas cosas en el siglo XIX es, en mi opinion, mas que el haberlas establecido y consentido en los siglos anteriores.

Cuando en la práctica la nación no veia sino lo contrario á las -basas que debian servir de seguro anuncio del verdadero gobierno de un rey, padre de sus vasallos; » cuando el decreto mismo citado calificaba lo que era un rey que no gobernaba con arreglo á dichas basas; cuando las antiguas y venerandas leyes de las partidas españolas, en cuya compilacion ciertamente no intervinieron Reguera Valdelomar y consortes (1), prescriben y mandan lo que el pueblo debe hacer con los reves que merezcan quella calificacion (2):

[1] Estos comortes para la Novisima Recogifacion fueron, un diputado por la Universital de Salamanca, otro por la de Valladoli 3, otro por la de Valladoli 3, otro por la de Valladoli 3, otro por la de Valladoli 4, otro por la del Valladoli 4, otro por la valladoli 4, otro por la del valladoli 4, otro por

[2] Subido es que estas leyas imponen tinto à los hombres como à las majeres de toble el pateida lo disjección de que, so prand e truición, sepren del lado del rey por todos los melios y todas las visa de avisca y de hechos los malos sconeigadores. Y abido es el largo estálogo de prijudiciale favoritos que, especialmente desde don Alvero de Lana hasta Godov, el paeldo español ha seprendo del lado de sus reves por las visas de becto. No pueda, pera, su experiado del lado de resistencia, siempre que vendaderamente el puedo se halle en el caso de tener que ejerer este derecho, y que sea recto el fin con que tal derecho se ejeras. Yo he cliro ya y repristo, que no tinto de eslíbera la montidad é como ejera de la caso de tener que ejerer este derecho, y que sea recto el fin con que tal derecho se ejeras. Yo he cliro ya y repristo, que no tinto de calificar la montidad é conveniencia politica del altamiento del ejérrito de la gran espedición de Ultramar; dejo esta trate a torna. Solo presenho que la marcialidad con esta del su pera el calificar la set nega presente lo que las leyes de las Partidas ordenan, y que el movimiento de Arajurer del solo presenho que se torna premota, que je no movimiento de Arajurer del precedido otro en Madriti el 36 de marso de 1776, del cual se olduvieron tres positivas remojas r

1. La espalsion de los jeaults. «La causa principal que ocasion à la espalsion de los jeaults et de Espalsion de los meistros de los medios empleados para bacer erecer al rey que por la intriga de ellos acababa de suceder el tumulto de Madrid. y que se formaban todaris nuevas maguinaciones contra sur familia y a un contra sur propia persona. Infinish por esto opinion Cárlos III., de celeso protector que este de los jeaults», pusó a ser un implazable enemigios. Corr. tradacto biene contemporador, que afecto de los jeaults; proc hay machos datos para erecer que Marrie 2 conjuntos.

2. Curó á Cairio III "ede su aversion al carácter y costumbres españolas, y del acomprásmiento del considerable número que á España trajo de Évoritos isalianos, los cuales á su ver trajan consigo una larga rect. de criados del mismo país.... y le biao separar de su lado los que entre sos principales favoritos, facron esdecados de ministros, en cuyo destino todos, cualesquier que fuecen sus ideascidos de ministros, en cuyo destino todos, cualesquier que fuecen sus ideascidos de ministros, en cuyo destino todos, cualesquier que fuecen sus ideascidos de ministros, en cuyo destino todos, cualesquier que fuecen sus ideascidos de ministros, en cuyo destino todos.

cuando á consecuencia de la sola insinuacion que Bonaparte hizo al señor don Fernando VII en 12 de setiembre de 1813 sobre que «la Inglaterra fomentaba en España la anarquia y el jacobinismo para establecer una república», ya se tuvo motivo suficiente para que S. M. sospechase aun antes de

respectivas, convenian en el principio comun del miedo á su amo, y del temor de desagradarle por contradicciones directis.... y ademas algunos , insaciables de dinero, no procumban sino ponerlo à salvo de toda contingencia, comprando magnifiers posesiones en Italia. » Coxe, traduc. cit., tom. 4, cap. 64-

3. Estinguió en Cárlos III un vicio que tan funesto fué en el reinado de an hijo a Despues de su advenimiento al trono de España Carlos III fué un verdadero modelo de eastidad, pero en Napoles parece que se conserva la memoria de algunas debilidades suvas. Ecsistia en 1818 en la capital de aquel reino una señora, que el pueblo designaba con el nombre de la princesa española, la enat pusaba como hija natural de Cirlos; deciase que una hermosa campesina de las inmediaciones de Napoles era su madre. Ella habia residido muchos años en Constantinopla. Es opinion bastante generalmente esparcida, que Cárlos tuvo tambien relaciones eon la marquesa de Squ....» Muriel, trad. citad., tom. 6, cup. 2. o adicional. Siendo esto último eierto, y habiendose hallado la marqueta de Squ.... en Madrid hasta los dias del motin, en que tuvo que salvarla del furor del pueblo el embajador holandes metiéndola en su coche, no sé como puede decirse que Carlos III fué modelo de eastidad desde su advenimiento al erono de España. Lo que si podrá afirmarse es, que el motin de Madrid no solo hizo casto à Carlos III, sino que le manifestó los riesgos de elevar al ministerio hombres insaciables de dinero por solo relaciones criminales de sensualidad con La mugeres, y que esta advertencia le hizo aderrás muy cuid-doso de que en la familia de su hijo no se introdujesen favoritos por tales medios. No se vo si el movimiento de Armjuez habria tambien abierto los ojos á Garlos IV, a haber continuan lo este despues en el trono. Dudoso puede ser atendiendo a que Carlos IV, de quien uno de los mayores elogios que se hacian, era el ser versadisimo en toda especie de historia sugrada y profima, y suberla de coro, estabo muy persuadido à que todo rey se hallaha feliamente seguro de infidelidad de su mujer, à eausa de que en cada reino no habia mas que un rey, y las reinas no podian sener inclinaciones sino haeix reves Letters from Spain by Leucadio Doblado.

Si de este movimiento de Madrid se obtavieron las referilas ventajas, la real cedula de 5 de mayo y sul siguiente instruccion de 26 de junio del mismo año 1776 sobre eleccion de diputados del comun y síndicos personeros fueron debidas, segun su comendador don Miguel Serrano, á movimientos de varios pueblos queiosos de sus concejales.

No permita Dios que por lo que acabo de decir, piens nadie que yo gueto de revoluciones, ó que quiero ineitor à ellas, siempre que hava medio racional de critarlas. Aspiro solo à inculcar que ya sea par los derechos que à les naciones dan las leves, o ya por los que les concede la naturaleza , las revoluciones nunca faltaran en tanto que se de mativo à ellas ; que los que dan este motivo, seran siempre los verdaderos autores de las revoluciones; y que por estos principios delle juigarse de la revolucion del gran ejército espedicionario de Ultramar, y de cuantas atras revoluciones fan precedido y seguiran à ella en cualquiera otra parte del mundo. El mejor medio de evitarlas me parece la subia macsima de Fox: que los pueblos se acuerden rara vez de su derecho de resistencia, y que los principes nunca lo olviden.

entrar en España, segun nos lo manifestó Escoiquiz, que el espíritu de las Córtes y el de la Regencia, á cuyo frente se hallaba el cardenal de Santa Escala, don Luis de Borbon. tio del rey Fernando, era el de infidelidad y jacobinismo: euando esto bastó igualmente para atormentar desapiadadamente por inficionados de dicho espíritu á aquellos mismos que constantes en los principios de acrisolada lealtad, tantas veces acreditados por mantener en el trono al señor don Fernando VII, no cabia que pudiesen acreditarlos mejor que con la desaprobación que acababan de hacer del tratado de Valençay, á que en 8 de diciembre del referido año indujo el propio Napoleon por medio del conde de Laforest. y cuyo objeto no era otro que lanzar á los ingleses de España, y separar á esta de la coalicion europea contra el emperador de los franceses; y cuando por último parece, que se empeñaba el gobierno con su proceder, en dar ocasion à que se haya escrito, «que el principe que tentió los combates, sabria castigar la victoria y el civismo, y que podria decirse algun dia, que el hijo de Cárlos IV querias vengarse de la importuna fidelidad de sus súbditos (1) »

<sup>(1)</sup> Lullement historia de Colombia, poret'> 2, cop. 6 Estroorliant'o contrate ofrece esta our et use moderade y predient e que cure lan accurada habert hecho el señor don Pernando VII de survilmitecho directou, gedes que la Expaña taso la dicher de resuprente. (Garo he de Strona de °) de jailo de 18-9), Siendo, empero, bien notorio la succidad en Expaña taso la dicher de resuprente a (Garo he de Strona de °) de jailo de 18-9), Siendo, empero, bien notorio la succidad en Expaña de la significación por prediente proposado de la recho por menor lo y de opresion mas intolerable que ningua o de los que hasta entouces habian safitido los malhadodos esprollest. y de prevencion sin igual en atocidad desde los sanginarios dias de Sila y Mario... sistema en fin, si saí pacde nombrarse, que hacia el que ni san los mas serviles shopodo del derecho diino y de la obeliencia pasira pudiesem negar ser indispensible un cambio, en consecuencia del decognizado y empôrecho estro en que se bellata la peninsalle en têxas del decognizado y empôrecho estro en que se bellata la peninsalle en têxas del decognizado y empôrecho estro en que se bellata la peninsalle en têxas del decognizado y empôrecho estro en que se bellata la peninsalle en têxas del acognizado del derecho estro en que se bellata la peninsalle en têxas del acognizado del derecho estro en que se bellata la peninsalle en têxas del acognizado del derecho estro en que se bellata la peninsalle en têxas del acognizado del derecho en que se acompaña de la decognizado del derecho en como en como

Lo que yo creo que deste laego deben jurgar los mayores verdaderos amantes del seño dan Franado VIII, es que incubi gignel en la dos traturaciones de 1814 y 1823 el language de los adaisabres, que se prepusieron atuntirie acon que sua derechos cens i limitados, y que dichas retraturaciones los enta del antiguo gobierno de la monarquía seprátola, porque en Esprás el rev es el estudo, como Lais XIV lo decis de si en Francia e (Geste de Birono ad di 3 de agosto de 1959), esos mismos aduladores faeron los que impláteron que el erfor don Fernado VIII es pretensa é retraterar el antigue gobierno de Ligoná, y le im-

¿qué estraño es, ni como podia dejar de preverse que retoñase y pululara una revolucion tras otra? ¿A quien, pues, deberán atribuirse todas las que antecedieron á la del ejercito de la gran espedicion de Ultramar? ¿á quien asímismo esta última, que no tuvo diferente causa radical que las otras?

pidirem tambien la ciencion sun del desso que varia vecte manifentó, de hacer sun sun prusente y modració del poter absoluto. Por, que no debo omitir aqui, que el citado Binquiere que descritió el catado de la España darante el poder absoluto de los años de 1814 à 1850 con los teriminos que les copisios, hace el elegio de las virtudes privados del sedos don Pernando VII, y se lamenta de la despucia de que familicar y cortessua seam especas por do quiera, de tendiorma en monstrusa à principes que por sus calidades personales padieran ser el mayor ornamento de las ociedad.

Esta distincion cutre los principes y sus otacustas y corrempedores, es natural que no agrade à los que para sus réprohos y vicios a manejos quieren guarecerse de un amparo poderos ». Así, p ir ejemplo, hemos visto recientemente que si algun eriódico constantemente defensor de los tronos en el sentido del poder absoluto, ha alzado en algo el grito contra las op-raciones bursátiles del ministerio español; contra la enormidad de la deuda pública contraida despues de la restauracion. amportante mos de mil y quimentos millones de resles, á saber 334 millones del emprestito de Guebhard, 800 de reutas perpetuas, 320 que hau de pagarse á los franceses en agradecimiento de haber invadi lo la Espiña, y 90 á los ingleses por sus reclamaciones; contra el gravamen de los 6) millones anuales que se necesitan pria intereses y amortizicion de estos créditos; contra el oscandalo de desatender enteramente à los acroedores auteriores domésticus y no domésticos, mientras se procura alagar à los foresteros de esta última época; contra el abaso del candor de los franceses, à quienes se seduce así, para spear de la mina y tesorería establecida en Paris el dinero con que se esté pagando á los mismos franceses y á los ingleses, quedando todovia remanentes considerables que enviar à Españo despues de cobradas bien las agencias; contra la demostración matemática de que corriendo las rentas perpétuas à 50 por ciento con rédito de 5, el golierno español orga to por ciento de los cautidades metálicas que recibe, teniendo que devolverlas al cabo de cinco años, y quedando con la deuda de todo el capital nominal, esto es, del doble de lo que recibe, lo cual debe dar à conoccer à los tenedores de rentas, la suerte que les espera euando se haya agotado la veta con que se les pagan les interescé, no pudiendo imaginarse nadie que en el mundo haya un co-hierno que en iguales circunstancias y sin miras particulares privilegie à los acreedores estrangeros, aun cuando no sea mas que por que el dinero que les entrega, deja de circular desatro del país del gobierno; si, repito, algun periodico constantemente defensor de los tronos en el sentido del poder absoluto, grita contra algo de esto, al momento otro periódico ministerial español contesta dessforadamente con una diatriba sobre la malicia de dividir el gobierno y los ministros del rey de España cabusando sacrilegamente de nombres augustos que jamas debieran pronunciarse sino con el santo respeto que inspira la verdad; y concluye, que todas las indecentes invectivas con que la Cotidiana aparenta herir solo à ciertos y determinados ministros esprãoles, no son en la realidad mas que otros tantos desacatos que dirige, no sin proyecto, contra suestro augusto

soberano. . Gaceta de Boyona de 3 de julio de 1829.]

Los agentes principales del rey Fernando para las espediciones de Ultramar eran los que no menos habian contribuido al descrédito del gobierno y de las empresas mismas del rey Fernando. ¿Bajo que punto de vista no presentó á este la carta reservadísima, que el ministro de Indias don Miguel de Lardizabal y Uribe escribió en 1815 al teniente general don Francisco Javier Abadía, inspector de todas las tropas espedicionarias de Ultramar; carta que Abadía creyó deber remitir, con comentario aun mas agravante, á su hermano don Pedro, establecido en Lima. para que le sirviese de aviso en sus especulaciones mercantiles? Interceptada y publicada esta carta por los disidentes de Cartagena, vinieron en seguida á España infinitos ejemplares de ella, y la nacion toda se enteró de que la única esperanza de todo un ministro de Indias del rev Fernando, « para que la nave del Estado no acabase de zozobrar, era la venida de la pilota, del Brasil», esto esde la jóven de 16 años destinada á casarse con el rey Fernando!!! ¡Qué confesion! ¡ y qué cfecto no debia producir esta confesion por boca de un hombre que tanto ruido habia hecho con su realismo ecsajerado, y que al carácter de ministro del rey Fernando agregaba el de uno de sus mayores validos, confidentes y agraciados! Y si á un hombre de esta categoría en el reinado del señor don Fernando VII, y al inspector de todas las tropas que debian ser enviadas á Ultramar, no les quedaba ya en 1815 otra esperanza, y ella era vana para todo hombre sensato, y ridícula para todo el que no era interesado en conservar privanza y altos empleos, ¿ cómo podian dejar de apelar á otros recursos, los que crevesen que se necesitaban remedios ó preservativos mas eficaces, los cuales no fuese posible encontrar en la voluntad del rey Fernando, y sin los que todas las espediciones à Ultramar nunca saldrian de la esfera de sacrificios inútiles?

Hablemos, empero, rápidamente de todo el curso de la conspiracion de 1819 para, así como conocemos el orígen de ella, conocer tambien los que acaso mas contribuyeron á que fuese consumada. Dijimos ya, que en las circuatancias del ejército espedicionario no era dificial que llega-

ran á entenderse desde el principio el soldado y sus gefes ilustrados, que ó por diversos motivos, ó tal vez por uno mismo, repugnaban el ir á América. El proyecto que en su consecuencia fué formado, plugo estremadamente al conde del Avisbal, que no cesó de patrocinarlo por todos los medios posibles. Mas trocado repentinamente su ánimo por razones que él se sabrá, y yo nunca he podido alcanzar, combinó una operacion con el suizo Sardfields, uno de los generales subalternos del ejército espedicionario, y con Cisneros, comandante de marina del departamento de San Fernando. En la madrugada del 7 de julio de 1819 cavendo á un mismo tiempo Sardfields con tropas de Jerez, y el conde del Avisbal con las que sacára de Cádiz y San Fernando, sobre las del ejército espedicionario, que maniobraban en el Palmar del Puerto de Santa María, proclamó el conde del Avisbal al rey, y arrestó doce ó catorce gefes de los principales de la conspiracion. ¿Qué mas podia apetecer el gobierno de Madrid para desvanecerla? De hecho quedó ya desvanecida para el tiempo en que debia brotar, y los secretos y ramificaciones de ella debieron asímismo estar patentes por la conversion del conde del Avisbal, que tenia la clave de todo. ¿Y cuales fueron las providencias del gobierno de Madrid, y de los otros gefes espedicionarios, que tan ardientes servidores suyos se ostentaban? El gobierno de Madrid, temeroso sin duda de algun nuevo cambio del conde del Avisbal, y resentido de este, no tomó otra que relegarle de cuartel á Valladolid, y enviar en su lugar al general Calleia, conde de Calderon. El general Calleja, por su fidelidad y valor, y por sus victorias en Nueva España, dehia tener ciertamente prestigio para su nueva mision al Rio de la Plata. Pero era ya anciano para la clase de guerra y el destino militar que debia volver á emprender, y sobre todo cuando fué á la isla gaditana carecia del pleno conocimiento necesario del estado en que se hallaba el ejército espedicionario, y no tenia en su mano los cabos del hilo de la conspiracion. Fuéle, pues, preciso à lo menos hasta adquirir los informes convenientes, entregarse á la direccion del general frances emigrado Fournan, segundo gefe de la espedicion, que había quedado ejerciendo las funciones de primero desde la ida de Avishal á Madrid. Y todo lo que la dirección de Fournas le hizo ejecutar, fué que se quedára en Cádiz hasta que se puso ej cordon sanitario, y que lo quebrantase despues de puesto, para trasladarse á Arcos, donde se dejára sorprender juntamente con el mismo Fournaz y todo el cuartel general el 1.º de euror de 1890.

Y entretanto que llegó á Cádiz el general Calleja, y aun posteriormente, ¿que es lo que hizo Fournaz, ya como gefe superior interino del ejército espedicionario, ó ya como segundo ejercicado el oficio de director ó aconsejador del primero en propiedad? Indefinible y horrorosa fue su conducta bajo tal carácter. Indefinible, porque dejando á los doce ó catorce gefes de la conspiracion que arrestó el conde del Avisbal, inmediatos unos á otros, é inmediatos à los cuerpos y à los oficiales de ellos, con quienes estaban en relaciones, les dejó por consiguiente los medios de continuar fácilmente en la conspiracion, y de unir los eslabones de la cadena que pudiera haber roto su prision. Horrorosa, porque habiendo aparecido en la ciudad de S. Fernando la fiebre amarilla, y yendola á declarar la comision médica que de Cadiz pasó á ecsaminarla. se presentó ante ella Fournaz, diciendo que la ficbre amarilla no ecsistia sino en la cabeza de los conspiradores, y que él la cortaria con la punta de su espada. Intimidada la comision médica hubo de declarar contra lo que sentia, que no ecsistia fiebre amarilla en la ciudad de S. Fernando, lo cual hará eternamente pesar sobre el general Fournaz las 18 ó 20.000 víctimas de la epidemia por falta de las debidas precauciones en S. Fernando y Cádiz, y los daños y calamidades de sus respectivas familias (1).

<sup>[1]</sup> La relacion de las causa s que se atribuyeren las enfermedables de la ini de Leon, o ésace ciudad de S. Fernando, gue eran le setacion, los misamas de una beguna inmediata al parage donde comenzó la repidemia, y los malos y ecuasa alimentos de la gente polher que halidata aquello harrios, se paso en casa alimentos de la gente polher que halidata aquello harrios, se paso en familias que lloraban sobre los cedareres de for que ya habian espirado. Casardo ya el daño estado hecho el mismo Fournas, como genuel en gele riagiziamente.

Y qué era lo que el general Fournaz se proponia en desvanecer la idea de la ecsistencia de la fiebre amarilla en la ciudad de S. Fernando? Si yo no me engaño mucho, motivo mas plausible no podia ofrecersele á él, ni ofrecerse al gobierno, para alejar de allí un ejército contagiado ya segun ellos en lo moral, y amenazado de otro contagio físico. La humanidad y la política del gobierno clamaban á una por ello. Bien internados y separados unos de otros los cuerpos, habrian podido mejor ser preservados en lo físico y espurgados en lo moral; las comunicaciones entre los conspiradores se dificultaban, y sus pasos habrian sido mas descubiertos y espiados. Todo esto en el concepto de no haber apelado á remedios mas eficaces, que parece que estaban mas indicados, cuales eran la disolucion de aquel ejército y formacion de otro con nuevos cuerpos. á lo menos en lugar de aquellos en que no se tuviese confianza, pues si de ninguno de los del reino se tenia, en balde era pretender la formacion de un ejército espedicionario. Y teniendo confianza de algunos cuerpos del reino, tampoco debia prescindirse de la formacion y embarque del nuevo ejército en otro punto distante de Cádiz. Los embarazos, los retardos que todo esto produjese, si es que fuesen mayores que los que producia la ficbre amarilla en la isla gaditana, al cabo para los empeñados en que la espedicion se hiciese, nada era en comparacion de tener que dejar de hacerla. Los acopios, los recursos que en Cádiz se hallaban, podian ser trasladados á cualquier otro punto; la escuadra invencible de Felipe II no salió de Cádiz, y si ahora la espedicion no podia salir de donde salió la escuadra invencible, otros buenos puertos habia en el Océano que poder sustituir al de Lisboa. Y si nada de esto se hizo, si descubierta una conspiracion en julio de 1819, se la dejó sostenerse, y reaparecer victoriosa en enero inmediato, ¿de quien sino de su torpeza tienen que quejarse el gobierno español de aquella época, y sus principales

de la espedicion, se vió precisado á publicar, en 20 de agosto, la ecsistencia de la fiebre amarilla. Si su alma tenia algo de sensible ; qué de agudos remordimientos no debian punsarle!

agentes y empleados? Y sì no pueden quejarse sino de su propia torpeza dejará esta de ser una de las potásimas causas del triunfante éestio del alzamiento del ejército de la grande espedicion, destinada á las provincias del Rio de la Plata, y de que ella no hiciese allí los progresos de que se lisongeaba el gobierno español en contra de la independencia americana? (1).

## CAPÍTULO V.

Aucsilio poderoso que se la dió desde 1890 á 1893 por la conjuracion que en la peninsula queria restablecer el poder absoluto.

Al congregarse las Córtes en julio de 1820, no solo se encontraron la llama de la revolucion ardiendo sobremanera en todo el continente americano del Sud, sino que se encontraron tambien con que algunas considerables porciones del mismo continente habian ya sido desmembradas de la nacion española. Tomado Montevideo en 1814 por Alvear y Brown, fué conquistado por los portugueses en 1816. El matrimonio de Fernando VII el propio año con una infanta portuguesa hacia creer que Montevideo seria devuelto á la España; pero esta vino á pagar ahora el resultado de la guerra de 1801, en que se adquirió a Olivensa y el ramo de naraojas que el generalisimo Godoy envió de regalo á Maria Luisa; vino á ser tratada ahora de los portugueses, segun lo habia sido del congreso de los portugueses, segun lo habia sido del congreso de

<sup>[1]</sup> Parceiendo inversoimil tanta torpeas de porte de hombres que monrabas gran nais de que la regelicion se verifieras, cuir e la conjuirar que entonces ceuriós, y que nues deprá de ocurrir á muchos. ¿Babria entre los gefamas realistas del répristo espelicionario algunos, que por lo que veribleramente annisten, fases porque cualquier acontecimiento estruculmario los eximietes de ir 4 América, sin perder ellos por esos la grecia del monaces, ni los grando y condecoraciones que tenian y a reclisidas deale que fueron destinados al ejército repelicionario? ¿Sipa partencias de falso celo encubritian estas sar respecijo positivo, de que la espelícion se frustrase por conlquira recidente ó motivo? ¿Seria cesta ha dobte ides que dejo progressa la conspiración? Yo no lo de-

Viena, y segun lo estaba siendo de los mismos portugueses desde que se propusieron eludir el tratado de S. Ildefonso de 1777, por el cual los límites del Paraguay se fijaron cuatro grados mas al norte de lo que era la especie de península ó delta, formada por el curso del Parana y del Paraguay, partiendo desde su confluencia hasta el grado 25 de latitud austral, para cuyo cumplimiento habia hecho un viage inútil el encargado español don Feliz Azara (1). Las Californias parece que de allí á poco fueron cedidas á la Rusia, si bien hasta 1810 no habia pasado esta de Bodega y de Buyada, desde donde se halla prócsima á tomar posesion de aquel vasto territorio « en cambio del cual no se sabe lo que la España haya obtenido (2).» La venta que de la Luisiana habia hecho. Napoleon á los Estados Unidos despertó en ellos la idea de apoderarse de las Floridas. En la demarcación de límites de la Luisiana los Estados Unidos, dice un historiador nada parcial de los españoles, « en vez de confesar françamente que habia materia de dudas razonables, pretendieron establecer derechos incontestables (3). " La resuelta intencion que este principio mostraba, halló luego el apoyo que pudiera necesitar en las reclamaciones que los Estados Unidos hicieron por los daños, que alegaron haber sus nacionales recibido de los españoles en apresamientos y detencion de propiedades. Las contestaciones sobre uno y otro punto, esto es, sobre demarcacion de limites y reclamaciones de indemnizacion de pérdidas de propiedades duraron muchos años, como puede verse en la historia que de todo publicó don Luis Onis. Concluyéronse despues que ya á viva fuerza se habian apoderado los Estados Unidos de la isla Amelia, Panzacola y San Márcos, por el tratado de 22 de febrero

[3] Barbe Marbois, historia de la Luisiana.

<sup>[</sup>t] Introduccion citada al Ensayo histórico de la revolucion del

<sup>[5]</sup> La Europa y nus colonias por el conde de B..., tomo 1, cop. 7. Siendo cierta esta cesion secreta, deberá repetivae como guantes anticipados é la Rusia pir el negocio de la competa de ses navios, mediante é que ambos tratedos fueron hechos por el ministro Pizorro, de quien Blaquiere hace una pintura bion poco lisuogera. Curta 7.

de 1819, que cedió las Floridas á los Estados Unidos. A este tratado faltaba solo la ratificacion, demorada á causa de algunas dificultades sobrevenidas con motivo de donaciones de territorios, que en las Floridas habia hecho por cantidad de muchos millones de duros el rey Fernando al conde de Puño-en-rostro, al duque de Alagon, á don Pedro Vargas y á don Antonio Ugarte. Declarando nulas estas donaciones las Córtes, se ratificó el tratado, en defecto de lo cual los Est-dos Unidos amenazaban con guerra, que real-mente ya habia hecho el general Jackson desde 1818; así quedó justificada la sabia prediccion del conde de Aranda en 1783.

En el año de 1821 se envió á Méjico al teniente general don Juan Odonojú en reemplazo de don Juan Ruiz de Apodaca, en cuyo tiempo la revolucion habia tomado incremento en Nueva España, á pesar de las amnistías y medidas conciliadoras de las Cortes, y de las ventajas que la América toda debia prometerse del restablecimiento de la Constitucion en la península. Lo que mas admiraba era, que el incremento de la revolucion fuese producido por el brigadier don Agustin de Iturbide, que luego se declaró emperador, y antes habia sido siempre de los mas adictos á la causa de la union de aquellas provincias con la metrópoli. El enigma pareció descifrado, con la noticia que un folleto impreso en Burdeos el año 1828 publicó de una carta, escrita el 24 de diciembre de 1820 por el señor don Fernando VII al virey Apodaca, ordenándole que proclamase el absolutismo, cuyo encargo cometió Apodaca á Iturbide, el cual aprovechando los medios que al efecto se le dieron en otro objeto distinto á que le llamaba su ambicion y la oportunidad de satisfacerla, en vez de proclamar el absolutismo, proclamó la independencia en Iguala el 24 de febrero de 1821, esto es, á los siete meses de jurada solemnemente por el señor don Fernando VII la Constitucion en las Córtes. A la noticia daban toda la credibilidad posible el ser así la voz general en Méjico, las sospechas que indujeron las juntas clandestinas en la Profesa, la conducta del padre Monteagudo, clérigo felipense y ultrarealista ecsagerado, las espresiones misteriosas del mismo y de otros tos funcionarios, la facilidad con que el depositario don louso Teran, perteneciente al partido del clérigo Monzagudo, puso à disposicion de l'urbide los fondos destinados à Acapulco, y sobre todo la deposicion que por tales antecedentes hicieron de Apodaca los europeos, confiando el mando al general Novella hasta que llegase Odonojú. Pero luego ha sido desmentida en artículos del gobierno español, para cuya redacción é inserción en los periódicos franceses destacó à Paris à uno de sus mas robustos defensores, el cual asociándose en Paris con otro celoso defensor de los tronos y de los altares, logró que los dos alzasen fuertemente la voz contra la impostura de la revelación del folleto de Burdeos, y obtuviesen, segun se susurra, en premio del buen desempeño de su comision, el uno, cierta condecoración, y el otro, cierto empleo.

Yo no sé lo que pruebe la importancia misma que el gobierno español dió á la simple noticia de un folleto. Pero todavía comprendo menos, como el que la dió, haya consentido en dejar vacilante su opinion, cuando, segun tambien se susurra, habria fácilmente podido vindicarla y afirmarla, con solo declarar que él mismo fué el portador de la carta para Apodaca. Así lo habria hecho sin duda, si hubiese reflecsionado que hay muchas cosas en que conviene ó no decir nada, ó no decir á medias lo que se sabe, y se ha comenzado ya á decir voluntariamente. Algo y aun mas que algo se cree generalmente que sobre el punto podria decirnos asímismo aquel don José Joaquin Perez, obispo de la Puebla de los Angeles, que siendo en Madrid presidente de las Córtes el año 1814 se dió tal prisa y tan buena traza para concurrir al restablecimiento del absolutismo en España, vendiéndole la misma representacion nacional á cuyo frente se hallaba. Tiempo le llegará quizás de descubrir esto, así como le llegó va el de descubrir el secreto en que mantuvo la época de haber puesto su firma en la representacion de los 69 diputados traidores (1).

<sup>· [1]</sup> Nadie habia dudado que cuando dicha representacion fué llegada á

El general Odonojú, ó por que realmente encontró las cosas de Nueva España en un estado fatal, ó por que fué sorprendido y apocado, ó por que iba de antemano prevenido, concluyó el 24 de agosto del mismo año de 1821 el tratado de Córdoba, sustancialmente reducido á reconocer la independencia de aquel pais. Antes de recibirse esta noticia, los diputados por la Nueva España en Córtes, habian presentado el 26 de junio un plan dirigido al propio fin; las basas de este plan eran establecer en la Nueva España una representacion nacional y un delegado del poder ejecutivo, á semejanza de lo que se practicaba en la América del Norte antes de su emancipacion; el delegado del poder ejecutivo deberia ser un infante de España. Verdaderamente este plan llevaba á la ejecucion del de el conde de Aranda. Las Córtes lo desecharon, así como desaprobaron el tratado de Córdoba firmado por Odonoiú. Desgraciadamente la Constitucion contenia un articulo catalógico de las provincias que componian la monarquia española, entre las que se enumeraban todas las de Ultramar. Tocar á un artículo de la Constitucion antes del tiempo y sin las formalidades que la misma Constitucion habia prescrito para que se pudiese alterar cualquiera de ellos, pareció peligroso en época, en que cra notorio el que por este ú otro medio se pretendia destruir la Constitucion, habiéndose además tenido evidencia de que los gabinetes estrangeros contahan para ello con el apovo que las pretensiones de los diputados americanos les darian. Esta circunstancia, al paso que temibles hizo sospechosas las pretensiones, y contribuyó no poco á su inadmision, llegando á faltar entre diputados europeos y americanos aquella verdadera franqueza y sin-

Valencia, no ila suscrita mas que de o § ó 35 dipatados, y que les ademas firmas hasta 60 no e posiceno hasta estarel ery en Madriel. Pero el obispo del nosei. Jo quin Perez ha confessio pubalicamente la supercheria en su pastorol de 20 de quilo de 180 no. En notable en esta pastoral, que S. 1. hace granules elegica de la Constitución, blasmando de haber sido uno de los quince individuos de la comisión que estendió el provecto de ella, y disculpaindos de la tem pastoral que en sentido contrario circulo al ceñtire la mitra, y de la cual dice lasbera visto obligado à darta en conformidad del deterto de el de mayo de 154.

ceridad, que acaso hubieran podido traer á un amistoso convenio. Porque si en efecto por manejo de estrangeros la España venia á quedarse sin ninguna Constitucion, y los americanos conseguian su independencia, que mirarian como debida á los estrangeros y no á la España, qué es lo que la España podia esperar para sí en la península y en la América? Tampoco puede negarse que en los españoles obraban resentimientos del odio cruel que contra ellos se mostraba en América, y del momento que esta quiso aprovechar para su emancipacion, abandonándolos y afligiéndolos en la heróica empresa que ellos acometieron contra Napoleon; y los constitucionales mas nímios ó preocupados sentian no menos el desprecio que la América hacia de un código fundamental, que miraban como la suma de toda perfeccion en instituciones políticas, y con el cual creian que la América y la España unidas é igualadas serian mas felices que de ninguna otra manera. A todo esto se agregaban las dificultades de que los infantes quisiesen pasar á América, mayormente presumiéndose, como apenas habia quien dejára de presumírselo, que las verdaderas segundas intenciones de los americanos eran constituirse en repúblicas, sin vínculo ni relacion alguna que de cualquier modo los ligase con el gobierno de España (1).

No obstante, las Côrtes veian ya bien la necesidad de adoptar una medida que pusiese término al derramamiento de sangre y á las discordias de españoles de ambos mundos. Esta medida no era tan fácil como algunos se imaginaban, si en ella habian de combinarse el decoro y el interes de la España penínsular y la conveniencia y el deseo de la América. No todas las provincias de esta se hallaban en igual caso; no en todas se sentia el mismo influjo

<sup>(1) «</sup> Los dipatalos americanos, testigas de los efectos prodigiosas que habian hecho en América los discursos de usa predecarsar en 181 y 3 83, no errian poder condyvaror á la custa de su pais de una mastera mes eficar, que promeirado en el seno de ha Cótes cueriones de independencia, que presentación de como concisidadanos lecciones y estimulos pura hacerla. Paladina es esta confesion del cop». T del citado Enaryo de den Lorenzo de Zovales, que era uno de bad dipatados americanos que en 1821 promovia en las Córtes las enestiones de

y aucsilio estrangero, en virtud de los cuales tomaban cuerpo ó violencia las insurrecciones; no en todas la importancia o facilidad de ser mantenidas para la España era idéntica; no en todas, por último, era una la proporcion entre los indios, las castas y criollos, ni uno por consiguiente tampoco el predominio de los últimos, que eran los empeñados en hacer á sus padres la guerra, que tal vez algun dia liaran á ellos los indios y las castas. Así que con suma prudencia las Córtes determinaron que se nombrasen comisionados, que pasando á distintos puntos de América se informasen circunstanciadamente de todo, y oyesen cuantas proposiciones les fuesen hechas (1), y que se circulase á los gabinetes estrangeros un Manifiesto, persuadiendoles que siendo las que se versaban entre españoles europeos y americanos disensiones de familia, no debia intervenir en ellas ninguna potencia estrangera. El Manifiesto se imprimió, y tuvo general aceptacion. Si en cualquier tiempo tambien se llegasen à imprimir las instrucciones que se dieron á los comisionados de América, así como las que se dieron para algunos gefes políticos y militares de ella durante el período constitucional, creo que asímismo lograrian igual suerte. Instando posteriormente la Inglaterra (esto es, cuando la España solicitaba su mediacion para con la Francia), sobre lo que el lord Liverpool dijo en 24 de febrero de 1824 que habia estado solicitando desde 1810, en cuanto á que se admitiese su mediacion para algun arreglo, aun sobre la basa de la independencia, entre la metrópoli y las colonias españolas, el gabinete de Madrid parece que contestó que veria con gusto la mediacion inglesa en este punto. El gobierno ingles repuso, segun dijo Canning en 14 de abril de 1823, que estaba pronto á ofrecer la mediacion, «bajo la condicion de que ella no estuviese pendiente del resul-

<sup>(1)</sup> Los comisionados que furron is Buenos Aires, don Antonio Luis Pereira y don Luis tel Roblals, Hegeron a sipuster est, de juito de 1832 con el mistros de Estado de squel gobierno, don Bermarlino de Rivadosia, la suspension de hostilidados, y una cowencion perfeminar al tratodo definitivo de por y amistad que deberis concluirse entre S. M. C. y el dicho estado de Buenos Aires, y demás de la América del Sud que se adultireen al mismo tratado.

(302)

tado de las cuestiones entre la Francia y la España.»

Como nunca ha dejado de ser ilusoria toda transacion politica que no pueda hacerse respetar con la fuerza, los gobiernos constitucionales de España, ó bien para cimentar sólidamente las que la necesidad ó la mútua conveniencia ecsigiese, ó bien para mantener las posesiones ultramarinas que la posibilidad dictase, procuraron que al mismo tiempo que enviasen los comisionados, y se cuidase de dar seguridades y proteccion á las propiedades que desde ellas se trasladasen á la península (1), se atendiese no solamente

(1) Rebaja de derechos en la introducción de estas propiedades, licencia de traerlas en baques estrangeros como si vinicsen en nacionales, seguridad de inversion de toda especie cuando ya se ballasen en la peninsula, he aqui las princip des providencias de que me aenerdo dictadas en favor de ellas. Comparense con el modo con que las mismos propiedades han sido tratadas despues de octubre de 1823. El gobierno desde dicha época ha ostentado un gran resp to hácia ellas, segun los vocingleras relaciones de sus gacetas; ha ostentudo un guan deseo de llamarlas hácia España, si tel debe reputarse el singular pensemiento de las cartas que en 21 de marzo de 1827 dirigieron à nombre del rey los ministros Salmon y Calomarde à los españoles europeos y americanos, residentes en paises estrangeros, invitandolos à que se suesen à España con sus propiedades; ¿pero cual era la previa indemnización que se liabia dado à los espeñoles europeos y americanos, procedentes de América, enyos propiedades habian sido invertidas en los empréstitos anulados y en compras de bienes nacionales ó de mayarrazgos? Cuando muchas de estas inversiones se habian hecho hallandose los dueños de los fondos empleados en clias todavia en America, casi ignorantes de todo lo que ocurria en la peninsula, y cuando les que va se hicieron personalmente por los mismos dueños, estaban garantidas por todo principio de le pública y bajo la autoridad y nombre del señor don Fernando VII, cuya voluntid scereta ni podia presumirse en América, ni saberse en la península, ¿cual es la razon de que en la invalidez de tales inversiones hayan sido comprendidos los fondos de los españoles curopeos y americanos, procedentes de América, que se emplearon en ellas?

Y si tru siu razum se ha vistu y cjecusislu un despojo esemdaloso de tales fundos, gedom los ministros Silmon y Collomarte se lisiongealon de que si sui maje le invitrcion passem de España con sus propiedades los cspriholes curopeos y americanos, que se farerus a pisses estraugenos para salven los residones de sa bienes, del trautiração en que habian taxolimado los de aquellos que desde luego se religiaron de España, huyando de los virespos que les amensamban en las convalisiones políticas de la América? ¿Qué garantira prestaban alemãa los ministros Silmon y Colomande de que en otras mudantas posibles en España, quias, amurque no foste de esperar, fos rescutimientos ú otras positores ó motivos un lastian trambien de as docilhada fá in interior de translatas en España? Y con el ciprabo dado ya desde octubre de 1823 por una parte, y por cotr con la duda y disconfigura que este ciprado trate de los fueros, que esto los que parles valer na significar estats ni invitaciones semejantes a las de las ministros Solumon y Colomarde? Aut la infelia España, sia indemnazione a leguna desdavia de nitiguas especie por la dela Art la infelia España, sia indemnazione a leguna desdavia de nitiguas especie por la

á los medios de adquirir la fuerza material conveniente á todo esto, sino tambien á consolidarla con la fuerza moral que dan los premios á los que han merecido bien de la patria. Premios se dispensaron à la ciudad de Puerto Cabello y á todos sus heróicos defensores; premios se dispensaron en S. Juan de Ulua desde su dignisimo comandante el general Dávila hasta el marinero Juan Norro, conocido por el malagueño. Premios se dispensaron á los principales gefes del bizarro ejército del Perú que mas se habian distinguido en sus gloriosos hechos de armas, y á los comisionados del mismo ejército que vinieron á pedir los únicos aucsilios de que decia necesitar, que eran armas y algunos buques de guerra. Para enviar las armas desde luego, se contrató con una casa española de Burdeos la espedicion de un barco que las llevase, y salió de Hamburgo con bandera estrangera á fin de evitar los riesgos de la navegacion, vendo hecho cargo de ellas un oficial comisionado del gobierno, el cual fué al propio tiempo portador de las citadas gracias á los principales gefes del ejército del Perú, y de la noticia de que el gobierno se ocupaba muy eficazmente en mandar á la mayor brevedad dos navios de guerra con el número correspondiente de fragatas y bergantines. Como nuestra marina habia naufragado en Trafalgar, y con los restos de ella acabára la revolucion de 1808, ya por consecuencia natural de la misma revolucion en que solo se nos dejó la guerra terrestre, y ya por el interes que, en que se rematasen, tuvieron los que no habiendo conseguido segun querian, que se les entregasen en depósito para mantenerlos para el señor don Fernando VII, lograron á lo menos, que para que no cayesen en poder de los franceses fuesen llevados á Mahon y á la Habana, quitándose de este modo de la vista del gobierno, á quien por otra parte ya

pérdida de sus colonias del continente americano del Sul, ni sun siquiera ha sucudo de ella o puritio que padicien, recogiendo en su seno los capitales de sun higo, que debieran ir à forundarla, « que aesos habrian bastedo para su prosperidad. Así los capitales de los desgresiados españoles caraposo y americanos entigrados de la contribución de la contribución de la contribución de la contribución de la reconstrucción de la riquesa y de la industria española !!!

se cuidó que sus medios no alcaízasen para habilitacion de buques, pues que en la primera iuvasion de los franceses en España sucedia lo mismo que se ha confesado despues en diciembre de 1826, con respecto á la segunda, y es que no faltaba quien » para no perder en ningun caso tenia siempre puesto un ojo en la peníasula y el otro en las colomias españolas»; y como despues de dicha revolucion nada se hizo en favor de nuestra marina sino la compra de los inservibles navios rusos, en que se consumierou las 400 mil libras estertinas que por el tratado de 23 de setiembre de 1817 sobre la abolición del tráfico de negros, dieron los ingleses, y pertenecian á indemnizaciones de individuos particulares; eran precisos esfuerzos estraordinarios para proporcionarse los buques indispensables á las atenciones de los varios puntos de la América donde se requerian (1).

Sobre las cuatro fragatas que en el Ferrol y Cartagena habia mandado construir el ministerio constitucional de 1820, y otros tantos bergantines que en 1823 se habian mandado hacer en Mahon, todavía á propuesta del gobier-

<sup>[ 4 ]</sup> Darante las dos épocas constitucionales de España no perdimos otros buques considerables de guerra en servicio, sino los que en la primera época se perdieron en el Rio de la Plata, mas bien por las desavenencies que entre la marina y el ejército sembró el general Elio, que por la fuerza ó destreza de los diaidentes; y en la segunda época las fragatas Esmeralda, Prueba y Venganza en el Callao y Guayaquil. Durante la primera restauración del señor don Fernando VII absoluto per limos el navio S. Pedro Alcantara, de la espedición de Morillo; en Talcahnano la fragata Maria Isabel, que hubo el talento de enviar sola de buques de guerra para comboyar un gran número de trasportes en su larga navega-cion de Cádiz á Lima, lo cual ocasionó el que las tripulaciones de algunos trasportes se rebelasen, y se fuesen a Buenos Aires à dar neticia de la direccion y rumbo del comboy; en el cabo de llornos el navio S. Telmo, que incapaz de navegar, así como lo estaba el navío ruso Alejandro, segun lo espusieron rep tidamente los peritos que los reconocieron, salió con este y la fragata Prucha, que fué la unies que llegó al Callao, habiendo tenido que regresar a Cadiz desde la línea el navio Alejandro. Así esta espedicion en que, à pesar de los informes sobre el reconceimiento de los buques, se obstinó el gobierno para lucirlo con los navios rusos, y acreditar su acierto en la útil y lucrativa grangería de la negociacion de ellos , dió el único resultado del malogro de los gastos de la misma espedicion, de no baber ella tenido efecto, y del naufragio de un navio en que pereció toda su tripulacion. Despues de la segunda restauracion del señor dou Fernando VII absoluto llevamos ya perdidos el navio Asia, las corbetas Ceres y Mahonesa y el bergantin Aquiles. Y'es de notar que entre los buques perdidos durante las dos restauraciones del poder absoluto, solo podrá quizás contarse haherlo sido la fragata Maria Isabel en accion de guerra-

no. las Córtes lo autorizaron para reparar los buques que se pudiese, cualquiera que fuese la cantidad que hubiera de invertirse en ello, no obstante que por regla general estaba mandado, que no se reparasen aquellos, cuya carena costase mas de la mitad del valor total del buque; lo autorizaron para las convenientes medidas que ecsigia la disciplina marinera; lo autorizaron para disponer del número de hombres de mar que se estimó necesario; lo autorizaron, en fin, para una contrata de cuatro navíos y una 6 mas fragatas que debian tomarse en pais estrangero, y que llegó á ajustarse en términos muy económicos, y con precauciones oportunas, á fin de que no se repitiese el engaño de los navíos rusos. Por de pronto se enviaron los buques que hubo disponibles, que fueron la fragata Constitucion y las corbetas Temis y María Isabel, así para disipar los efectos de la espedicion de Ducoudray Holstein, que de los Estados Unidos se dirigió á la isla de Puerto Rico de inteligencia con Dubois y otros negros franceses de dentro de la isla, como para renovar la division de don Angel Laborde, quien enviado á Costa-firme á poco de restablecida la Constitucion, habia estado haciendo allí con su fragata Ligera, que se hallaba ya en malísimo estado, constantes servicios importantísimos que harán eterno honor & sus talentos y á su valor. Por estos servicios se bizo acreedor á ser ascendido á brigadier, y á que nombrado sucesor de Gaston en el apostadero de la Habana, se le confiriese el mando de las fuerzas navales, que desde la isla de Cuba habian de atender al seno Mejicano; el mérito de este distinguido oficial se halla ejecutoriado tambien con la confianza que de él ha hecho igualmente S. M. posteriormente al mes de octubre de 1823. A la misma isla de Cuba fueron destinados los gefes político-militar y de hacienda que se estimaron mas á propósito, con especial encargo de que socorriesen al general Morales, que en la Venezuela pugnaba con gran teson por restablecer los vínculos fraternales entre ella y la metrópoli; además tanto á la isla de Cuba, como á la de Puerto Rico fueron enviados de refuerzo para sus guarniciones respectivas no pocos de los prisioneros, que entre los facciosos podian tener esta aplicacion segun los decretos de las Córtes. Al paso que se atendia á todo esto, no se descuidaba el cumplimiento del tratado, sobre que instaban los holandeses relativamente al bloqueo de Argel, para el que en febrero de 1823 salió el almirante Vacaro con el navio Asia, la fragata Casilda, la corbeta Aretusa y el bergantin Aquiles; ni los comboyes de los buques mercantes, los cuales comenzaron á la entrada del mismo año con dicho bergantin Aquiles y la fragata Perla. Todos estos son hechos palpables, y las personas á que se refieren, essisten en España, y las personas á que se refieren, essisten en España, y

pueden deponer de ellos.

Parecia escandaloso estar viendo diariamente llegar de América gefes militares, que habiendo tenido gobiernos ó mandos de tropas, los perdieron sin que siquiera se les preguntase cómo ó por qué. A ellos, así como tambien á los demás funcionarios principales que asímismo llegaban de América, el gobierno les habia pedido informes detallados de las ocurrencias y estado en que dejaban el respectivo pais en que estuvieron empleados. Con estos informes y con los que el gobierno recibiese de sus comisionados á América debia instruirse un espediente, del que resultase el plan general ó los temperamentos particulares que el gobierno hubiese de presentar á las Córtes acerca de todas ó cada una de las provincias del continente americano del Sud, pues en cuanto á las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas nadie vacilaba en que podia y convenia reciprocamente á ellas y á la metrópoli mantenerse la union. Pero respecto á los empleados militares de que hablamos, parecia que segun las leyes militares debia ecsigirse algo mas que dichos informes; debia ecsigirse su justificación por un proceso, que al mismo honor de ellos convenia tanto como á la pública satisfaccion, que es esencial en gobiernos representativos. La conducta de los que hubiesen sido buenos servidores del Estado quedaria acrisolada, y nunca podria confundirse con la de los que á lo menos hubiesen sido débiles ó mal aconsejados, si es que hubiese habido alguno de estos, lo que no podia constar sino por la solemnidad de un juicio. Además de ecsigir este la justa diferencia de penas y recompensas, sin cuya imparcial aplicacion ningun estado prospera, lo ecsigia no menos imperiosamente la política. ¡Qué multitud de datos sustancialisimos no habrian suministrado tales juicios, para comocer el respectivo origen y curso de las revoluciones americanas !; De cuanta utilidad no habrian ellos sido para el espediente de que hemos hecho mencion! Obvio será concebirla fijando, por ejemplo, nuestra atencion en lo que podia haber dado de sí el proceso de don Juan Ruiz de Apodaca, descubriendo como Iturbide se atrevió á proclamar con 700 hombres la independencia, que llevó á cabo, no obstante la considerable superioridad de fuerzas que se hallaban á las órdenes inmediatas del mismo Apodaca, y las divisiones de los generales Negrete, Liñan y Gruz.

En gobiernos absolutos ó en gobiernos que desde lucgo se forman un plan, de que no tienen que dar cuenta a nadie, podrá bastar si se quiere ó se consiente, que el gefe del Estado se halle satisfecho del proceder de sus empleados, y esto parece haber acreditado el señor don Fernando VII cuando elevó á ministro de la guerra al general don José de la Cruz. Pero en gobiernos donde es menester que la nacion se convenza de como es administrada, y de todo lo que interviene en su administracion, nunca puede prescindirse de darla noticia esacta de cuanto concierne á ello, y sin duda esta fué la razon de que por el correspondiente ministerio de Ultramar se insistiese tanto en la formacion de dichos juicios, como consta por los papeles de su secretaria. Si todos los planes que hemos insinuado, si las esperanzas que debian infundir los preparativos de fuerzas navales que debian dirigirse à las Américas, y la circunspeccion con que se instruia el referido espediente se desvanecieron, porque los recursos todos del gobierno fueron distraidos de los objetos á que se dedicaban, primero por la agresion de los guardias de Madrid, luego con la guerra civil de las provincias vascongadas, Aragon y Cataluña, y en fin por la invasion de los franceses, véase si de ello no habrán sido los autores los que causaron dicha agresion y guerra civil, y los que llevaron á España los franceses; cuestion que no necesito yo resolver ahoraDe todos modos será siempre cierto, que á pesar de los obstáculos que se opusieron al gobierno constitucional para embargarle su accion, al concluir dieho gobierno, todavia el pabellon español tremolaba en Puerto Cabello, en San Juan de Ulua, en el archipicilago de Chiolo ey en la vasta region del Perú, puntos todos de donde desapareció-despues (5).

¿Y cómo desapareció del Perú, donde un brillante ejército que nada pidió nunca, segua hemos dicho, sino armas y marina, se habia estado siempre cubriendo de gloria per catoree años consecutivos? ¿Cómo este ejército en que siempre se habia observado la mayor cordialidad entre sus gefes, dió el funeste ejemplo de que llegasen á las manos y se combatiesen una á otra dos de sus mismas divisiones? ¿Cómo este ejército acostumbrado á vencer con fuerzas inferiores á las de sus enemigos, vino á sucumbir y desaparecer el 8 de diciembre de 1824 en Ayacucho, cuando Bolivar se ballaba en los mayores apuros, y cuando contaba con mucho menores fuerzas que Laserma? (2) ¡ Ah! Fray Manuel Martinez, atleta que tan gigantesco quiso mostrarse del poder absoluto, despues de haber sido el encomiasta mas essagerado de la Constitucion (3), elegió sobremanera en la gaceta de Madrid.

(3) Nadie, ni con mucho, llegó á decir tauto en recomendacion de ella

<sup>(1)</sup> Paerto Cabello no se rindió basta noviembre de 1823, S. Juan de Ulua en noviembre de 1825, y las islas de Chiloe á principios de 1826.

<sup>(3)</sup> De la stuación casi deseperada en que se hallaba Bolivar los dias précisimamente austriares à la batalla de Ayacuebo, no erco que quen méjor, aixacomentos recussible bestimonio que el del coronel ingles miller, que se encontraba en su ejército, y cuya relación fié publicada en los papeles ingleses, (Véase al New Times de 15 de abril, de 1825.)

Segun el pirte del general Suere à Balivar al dia siguiente de la accion , el ammero de tropas suyas de todas armas que entraron en ella fué 5.780 hombres, y el de las de Laserna 9.310.

<sup>«</sup> No puede negares, ha dicho lasgo al mismo Miller en sus cindas Memorias, que los generales españoles necesen gran ceidito por el talento y persevennica con que produgaren una lacha tan asaquienta y dificil, por años enteros despuez que la madre partira cest de suministrarlas toda especie de muestilos. A pesar de que polamos difeiri en canado á los principios que defendian, en homor à La distinto de la companio del Prot sent el general Valife y el cono el Ameller. Allí, cop 7.3 - Para Miller los dos mejores y mas emprendedores oficiales del ejercito español del Prot sent el general Valife y el cono el Ameller. Allí, cop 7.3 -

(donde tenia la parte directiva de aquellos artículos intrincados que no podian fiarse sino á persona de notorio abono) la insurreccion del general Olañeta apresurándose á proclamar el poder absoluto en el Perú, antes de haber recibido órden alguna de Laserna al efecto (1). Si fray Manuel Martinez hubiese considerado que una tal resolucion de Olaiieta, va procediese de título de virey que hubiese recibido de Madrid y que debió mostrar á Laserna, si no guiado de ambicion queria verdaderamente la conservacion del Perú para la España, ó ya procediese de otra clase de instrucciones secretas que Olañeta recibiese, Hevaba á la pérdida cierta del Perú, no habria descosido su morral de panegíricos en tan mala coyuntura. Ya que fray Manuel Martinez osaba disparar tanta metralla contra el alzamiento del ejército de la isla gaditana luego que le vió caido, debió reflecsionar las consecuencias que al Perá pudiera tracr el alzamiento de un gefe subalterno contra el gefe superior, y la discordia que así introducia en el ejército el hombre mismo que acaso mas favores habia recibido de Laserna. Debió reflecsionar que si el alcamientode Elío contra Liniers, sca el que se quiera el motivo que para él tuviese, influyó en los primeros concertados pasos revolucionarios de la América meridional española, otro algamiento de Olaneta contra Laserna podia no me-

como rese fraile pedantesco, proficiondo el dis que se jerdo la Constitución en Valholdili. Canndo en el año de 18 50 fair hombrato capellan de homo, Ottolena y etros espellanes opatieron á su nombramiento esta tacha y la de affrancesado. Marió últimamente siendo obispo de Malizga; destino á que le encaramanto los futores que habia estado vomitando en su Restaurador contra los liberales. La elección, sin embargo, no dejé de ser adecanda, mediante que el nacro obligo babia de simpatiura con su cabildo esterial, que faie el primero que felicitando á S. M. en 1833 por sa liberado, clamó por cosiços ejemplares contra los mismos liberales. A lo menos su caposicion merceió el honor de la preferencia en ser la primero de este gienro que se puse en la sgesta de Madrid.

[1] La insoluccia y estolides no parece que pueden subir del ponto á que oflantes las livedo en su proclama de a 1 de fabrero dade el Potoni, lhamado en el la al general Laserna y demás generales obedientes al golierno, a faccioso que da la sombra de an vano finatama de libertad querian fundar se negrandecimiento sobre las rainas del trono y del altars y, añadiendo eque la Providencia que relaba por la religion y el rey, habia sarbado la peninanta, y querido que la América subsistiese cutófica y española; y que el cielo lo había escogido á el para que siguetante esta viditima parte de su rolantad.

nos influir en que aquella acabára de desprenderse de su metrópoli.

Otros gaceteros del gobierno de Madrid han asegurado que el ejército español del Perú fué vendido en Ayacucho, y obligados á dar una esplicacion de quienes fuesen los vendedores, se encontraron en gran aprieto (1). Al cabo salieron de el, diciendo que eran el partido de independientes que habia en el Perú y fraternizaba con las tropas de Colombia, y el cuerpo que militaba en el Sudeste del Perú, cuva cooperacion invocó en vano el general Laserna. A los primeros, añaden los mismos gaceteros, que no tienen dificultad de imponer el nombre de traidores, pero que no se atreven à darlo à los que por disputas sobre la autoridad, o por otras causas que contará la historia, fueron tan imprudentes que espusieron su suerte y la de aquella vastísima region á una perdicion segura, por no unirse á los que estaban al frente del enemigo. Tenemos, pues, aquí que el héroe mismo de un gacetero del gobierno de Madrid debe ser contado, segun otros gaceteros del gobierno de Madrid, en el número de los vencedores del Perú, tal vez por causas que contará la historia que dichos gaceteros se escusan de escribir. aunque no sea probable que les falten los materiales para ella (2), respecto á que tan conecsionados se encuentran

<sup>[1]</sup> Vésues las gacetas de Boyona de 19 de ouro y 16 de myo de 1809.
[2] Lo inicio que hasta short a la l'egado i sin incisica, publicado por historiadores extrangeros, es lo siguiente, s'Sipose en enero de 1834 en Linu, que el general Olateta es habia hecho proclamar en el alto Perú virey de Fermando, y que el virey constitucional Laserna y el general Canterne no habian sprobado esta ausurpacion. A fine de junio se recluiren alguno permenora secreta de la defección de Olateta. Pesuela y litmitra, enenjeo de Laserna, habiam logrado en Espeña decidir el 1974, a fine les percontieres e Olateta en entre de la defección de 1974, a fine les percontieres e Olateta en entre de 1974, a fine les percontieres de la deserva de l'esta de 1974, a fine les percontieres de la contra entre la contra de 1974, a fine les percontieres de la contra entre la contra de 1974, a fine les percontieres de la contra entre la contra de 1974, a fine les percontieres de la uniderativo, contra las cuales no polía lachar contrador de 1974, a fine les percontradores de 1974, perc

con el hombre bajo cuya direccion escriben; este es el ex-canónigo de José Bonaparte, don Sebastian Miñano, iniciado en todos los misterios del actual gobierno espanol, y su espadachin y faraute en las pendencias literarias (1). Tambien dejo para la historia la revelacion de

primeros dius de octubre, el general Valdés fué llamado por Laserna para que re-forzase à Cauterne.... El general Olaficta evacuó el 28 de marzo de 1825 la ciudad de S. Luis de Potosi , donde el general Sucre entró al dis siguiente El primero de abril, Olañeta con 700 soldados encontró en Tumusla al coronel don Carlos de Medinaceli con 300 hombres del distrito de Chicas; el combate duró hasta las siete de la tanle. Olafieta, herido mortalmente, espiró al dia siguiente. El resultado de la accion fué el aniquilamiento de las tropas de Olaŭeta, tomándoles doseientos prisioneros, entre ellos veinte oficiales, todas sus municiones y un gran número de bagages » Setier, cominuacion de la narrativa de Stevenson sobre la revolucion de la America del Sudi

No tengo yo datus histantes puro graduar hasta que punto procedió Olafieta de neuerdo con los patriotas del Peris, ni por qué sue luego batido por estos, sins embargo de que no seria estraño que así que se hubirsen servido de el . trataran de ecsimirse del obstàculo que munrion siempre en un gefe europeo. Tampoco trato de apurar hosta que punto se semejen los sucesos del Perú con los de Nueva España, si fuese ejerto lo que se dice ocurrido entre Apodaca é Iturbide à consecuencia delas órdenes del rey Fernando. Pero lo que no deja dada es que Olañeta, por contrario que fiiese à la independencia del Perú, como yo lo creo, batiéndose con: una division del ejército de Laserna, destruyéndola, y teniendo luego entretenida otra, en vez de concurrir el mismo al triunfo de las armas españoles, habria dado el mas poderoso ancsilio à los insurgentes, si todavia no fuese mayor el que les porporcionaba con el escándalo de tales disensiones, el desmayo, incertidumbres y desecciones que ellas necesariamente traian entre los acturales del pois adictos antes à la causa de la union del Perú y su metrópoli. El que Loserna se hubiese nunca opuesto á reconocer por virey à Olimeta, si este hubiese sido efectivamente nombrado, y mostrado su nombramiento, se halla desmentido con la dimision que voluntariamente quiso hacer Laserna de su destino, y con la pronta obediencia que dió al decreto del rey Fernando sobre abolicion del regimen constitucional.

(r) Si este místico defensor de la sagrada religion que la nacion española hace gloria de profesar, se hubiese limitado al buen ejemplo que, para edificacion de los verdaderos ereventes, da él con sus galanteos y otras austeridades semejantes, no le mentaria vo, que no gusto interrumpir ni molestar á nadie en el camino que en su vida privada se ha propuesto andar, el eual, sea el que fuese, nunca tengo curiosidad de saber, ni gana de pregonar; yo en tal caso dejaria al presbitero Miñano habérselas con el vicario celesiastico que no está del mismo humor que yo, y con el gobierno espiñol de quien Miñano saca las convenientes ordenes para que el vicario eclesiastico no le distraiga y perturbe. Aun si su fatuidad petulante, contando con el fivor de la corte y con el de cierta pandilla, no le empujase mas lejos de chafarrinar papel en lo que no se le alcanza ni entiende, vo dejaria à otros el cargo de probarle su ignorancia y la estafa que ha pretendido del público, vendiéndole como obra de slambienda eieneia, el peor libro que ha producido la prensa española, un libro, del que puede tener la gloria de que solo se parece à si mismo: ( Vénnse las añad duras à la correccion fraterna y suplemento al suplemento de Miñano, ó sea tomo XII si además de los insinuados vendedores hubo algunos otros en el Perú; ahora podemos vislumbrar solo entre celages lo que acaso el tiempo aclarará, cuando se sepa por las

de su Diccionario geográfico, estadístico, por don Fermin Caballero, articulos

Altarejos y Buitrago.)

Mas la Historia, que aunque anónima, fué à publicar à Paris el preslutero don Sebastian Miñano, de la revelucion española desde 1820 d 1823, escrita por un testigo ocular, tiene til mérito, que me es imposible desperdiciar la ocasion de nombrar y dar à conocer à su autor. Mérito es, en efecto, y mérito san estraordinario que debe formar época entre los de su clase, el tergiversar de propósito todos los hechos, y el emplear todo estudio en inventar calumnias y en forjar petrañas é imposturas, sin curarse del grave daño de la reputacion agena, ya que para nada entrase en cuenta el interes y el honor del país propio, ó el bien público en general. Muchos libros corren igualmente escritos por fines parsiculares, y contritudos por precios determinados, en que abundan errores de preo-cupaciones de buena fe, ó de iguar neia ó mala vista de los autores acerca de los bechos; no es este el esso de la historia del presbitero Miñano, quien sabia à fondo la realidad de los hechos de la revolucion espanola, y siempre estuvo hagiendo alarde de profesar los principios de ella, segun puede verse en sus Cartas del pobrecito holgasan, en su Defensa de la masoneria y en su Pueblo soberano. Otros muehos libros corren en que abundan las mentiras conforme al cálculo de lo que enda una ha de dar de fortuna de boato; pero siempre algunos átomos de pudor, y el deseo de parecer imparciales, obligan á los autores á altenarias ó mezclarlas con algunas verdades, dejendo estas en su pureza natural; no es este el caso de la historia del presbitero Miñano, donde muy deliberadamente se callan é desfiguran todas las verdades, para que no queden sino las mentiras en todo lo que se refiere à los principales suceses de la revolucion espa-Cola y al régimen constitucional ; donde muy deliberadamente se ha becho una rapsodia, que no sea mas que un modelo consumado de perversidad y corrupcion. Gócense en buena hora Miñano y toda la enterva de su especie en el fruto de sus prostituciones y vilezas; entonen alegre y jactunciosamente mientras les duren los goces el quid salvis infamia aummis? Pero muy necios serán si creen, que ya sea que el termino de esta duracion les sobrevenga en su vida, ó ya sea que lo prolonguen hasta su muerte, dejarán por eso de aparecer ante la posteridad en el Lugar que les compete. Muy necios seran si juzgan que falte quien los observe, y quien recoja la verdadera historia que algun dia pueda ver la luz pública. Muy mecios serán si piensan que la fuerza que hoy oprime para el silencio, baya de sostenerse por siempre y alcanzar à todos tiempos y partes.

No me agradeta el presbitero Miñnno la conimenoracion que de el hago. y que por el alo jumis harist higiglo mas liaire na losequio del mismo golhieno español y en estricio de los españoles. Importa muebo a las naciones convenerse de apalo y en estre el mention de la companio de la messa de la companio y en que es de genera la plicación a tidado los pueblos que gimen en el depositano, y se que est es siempre hechura, sintes que de los dispotas mismos, de la hajeza espontaira de los que á los despotas piden aslario y grillos » Los hombers vitas dade, que prosteriande dos que la los despotas piden aslario y grillos » Los hombers vitas dades que prosteriande de los mentios partes de desta esderá su portes, que se firma de adalectores y bajezas los embrisagamos taxte el pasto de hagos de la firma de adalectores y bajezas los embrisagamos taxte el pasto de here consegrados à la ticnoj del poder abaolato lajo cual-equirer manos y en cual-quiera forma que aparezas, sestas a inempre prontos à later por una no nuevo la quera forma que aparezas, estas a inempre prontos à later por una no nuevo la consegrados.

fortunas hechas y los medios con que se han hecho, donde fué á parar el precio de la venta, si es que á ella concurrieron otros vendedores, y no haya miedo que nunca

mismo que hacian por el antiguo. Véscles ofrecer sus servicios, ponderar su saber y esperiencia, calificar como otras veces la libertad de anarquia, proponer contra ella grandes medidas, y solicitar ansiosos el honor de ser los instrumentos de una voluntad que prometen desembarazar de toda traba.» Benjumin Constant, Cartas sobre los sucesos de los cien dias.

Al escribir vo en la precedente nota, que iba à dar à conocer el nombre del autor de la citada historia anónima, ignoraba que ya otro cofrade de Miñano en el pusilánime y autipatriótico partido de Bonaparte, alevoso invasor de la España, me habia antecedi lo en la elucubracion! Para formarse qua idea, dijo este otro cofrade, de los males y pérdidas ocasionados à la desdichada España por los sediciosos de 1820 que restablecieron la Constitucion de Cadiz, así como de los ultrages de la diguidad real, léase la historia de la revolucion española desde 1820 d 1823, impresa en Paris en 1824 por Mr. Miñano, el eual demuestra que de ahi proviene la emancipacion de la mayor parte de las colonias. » - Sempere . consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de la monarquia española, part. 2., eap. 3. Paris 1826.

Por lo que liace á este cofrade, no tengo vo que tomarme el trabajo de darlo a conocer, pues él nos ha mostrado bien netamente sus ideas bajo su propio nombre. Admirador estremadorde la profunda politica con que Luis XIV « escitando de un lado la porticion de Riswik y negociando dentro el testamento de Cárlos II logró Hevar los regeneradores à España », no hizo imago escrupalo alguno de revolverse contra estos regeneradores, que eran los Borlones, para servir humildemente á losarchiregeneradores napoleónicos. Como el gran mérito, para el, de los regeneradores Borbones em que estos sin valerse, ni hacer caso de las Córtes para nada, habian encontrado en el fondo solo de las virtudes y sober de sus propios personas los medios de restaurar y poner floreciente la España, facil encontro luego el camino de enderezorse otra vez à la gracia del señor don Pernando VII, destruidor de las Cortes , contra las cuales, así como contra los que lubian defendido la dimastin de los Birbones descargó siempre su ballesta. « Es elaro, dijo, que si las Cortes hubicsen deseado sincermente la liberted y el bien del servicio del rey, lejos de oponer obstáculos à la ejecucion del trata lo de Valeueux, la habrian apresurado cuanto fuese posible, mediante á que Fernando en la curto que las escribidlas decia, que el tratado no contenia cliusula alguna que ao filese conforme al honor, à la gloria y al interes de la nacion española, y que creia que la España nunca habria logrado una par mas ventajosa, aun despues de obtener muchas victorias no interrumpidas »!!!... « La proclama de las Cortes con motivo de este tratado fué atroz, e dificán-lolo de infame, injusto y escandaloso, contra: lo que Fernando había dicho de éta!!!... « Llamartraidores áctos que habían prestado juramento à José , ó que lo habian seguido , es una calumnia que inventó el espiritu revolucionario para bacerlos odiosos al pueblo, pero entrali lad, ¿quienes fueron los mas destentes à Fernando? ¿los que crevendo imposible su regreso por razones muy sólidas, y deslumbrados con las vietorias de Napoleon, juraron y sirvieron à su hermano, autorizado par renuncias y proclamas de los antiguos so-beranos, y reconocido por casi todas las patencias, à los que diciéndose siempresúbilitos de Fernando, y haciéndole protestas de la mar sincera fidellidad, le despojalan de sus derechos mas legitimos? »

A este impadente contraste entre liberales y afrancesados, cuyo resumen es-

teman esta revelacion los honrados y valientes Laserna, Valdés, Ferraz y Rodil. A mi actual próposito basta haber indicado sumariamente los hechos, por donde pueda juzgarse, si han sido los gobiernos absolutos ó los constitucionales de España los que dieron y completaron el movimiento revolucionario democrático al continente americano del Sud; la parte que cada cual de ellos pueda haber tenido en esto; y si en los últimos hubo ó no obstinacion temeraria, contra lo que ecsigian las circunstancias en que se vieron colocados. Contemplados hasta aquí los hechos relativos á la América del Sud, tales como ellos han pasado, no nos faltará, para la cabal confrontacion, sino ecsaminar si pudo ó no haber alguna diferencia en algunos de ellos de un modo trascendental á lo futuro, dando otro giro á la direccion de los negocios públicos en los instantes postreros del régimen constitucional.

echar sobre aquellos la tacha de jacobinos, de gobierno violento, pérfido y terrorista, que engreido con una glori sa lucha contra el mas gran despota, cuya mayor parte era debida a los ingleses, amenanha a Fernando, si este no se acosuodase à sus deseos, con igual suerte que cupo à Luis XVI, sigue la mas rastrera adulacion del rigor del rey Fernando aun con los afrancesados mismos. La persecucion que estos sufrieron de porte de los liberales no tuvo otro motivo, e que el saber los liberales que entre los afrancesados había hombres muy respetables por sus talent is y servicios, de quienes temian su influjo contra la Constitucion y su concurrencia para los empleos.» Pero cel no haber observado Fernando la amnistia del tratado de Valençay, ni la posterior del tratado de Paris, ni haber imitado el ejemplo que en este le dieron Alejandro, Francisco, Federico y Luis á pesar de las muches ofensas y crimenes que ellos tenian que castigar, seria error ó ca-lumnia dictada por la ignorancia ó frivolidad atribuirlo, como lo han herho muchos escritores, al caracter cruel de Fernando ó sus ministros. » Debe atribuirse á que la efervescencia republican estaba en España en el mos alto grudo cuando Fernando entró en el reino..... « Y aunque los afrancesados eran mucho menos de temer que los liberales, y no podia dudarse que los que par error, violencia ó desgracia habian jurado y servido á un rey estrangero, desengañados ya y desliados de sus juramentos servirian con igual adhesion à su soberano natural y legitimo, todavia, no obstante, ofrecia inconveniente el mostrarse con ellos, a quienes se habia difamado ante la nacion, menos severo que con los que se habian ostentado cual los solos defensores de la patria y de la libertad de Fernando.» Por muy dispuesto, pues, que este se manifestó en Francia de la reconciliacion de sodos sus súbditos, al tocar luego mas de cerca las circunstancias de la nacion y conociendo imposible la reconcilercion, se vió obligado por prudencia d obrar de otra manera, aguardando que los castigos, la esperiencia y la reflecsion llegasen à calmar las pusiones, y ahogar las ideas revolucionarias - Alli mismo, y cap-del 31 al 44 de la hist de las Cirtes de España, publicada zambien por Sempere en Burdeos el año 1815.

## CAPÍTULO VI.

La Santa Alianza y su material instrumento la Francia. obligando la España á una guerra de honor que ocupase toda su atencion y todas sus fuerzas, apoyaron la revolucion americana.

V engamos ya, pues, á considerar el negocio por su aspecto mas delicado quizás é importante. Tal es el de si la España transigiendo en su último período constitucional sobre reforma de sus instituciones políticas, y evitando de este modo la invasion estrangera, habria logrado tambien, á consecuencia de este paso, quedar espedita para transigir igualmente eon sus colonias del continente americano del Sud, ó para someter todas ó algunas de las disidentes.

¿Debió la España en su último período constitucional reformar sus instituciones políticas? He aquí la primera; cuestion que se presenta en la materia. Si el deber se. contempla con respecto á las mejoras que ecsigian instituciones de intolerancia religiosa, y de no poeos defectos políticos, claro es que la España debia en ocasion oportuna y decorosa y por trámites legales reformar su constitueion, y de esto no habia español alguno de entendimiento que dejase de estar penetrado. Mas si el deber se contempla con relacion à un derecho que los estrangeros tuviesen para dictar á la España la clase de reformas que hubiese de ejecutar, y el momento de ejecutarlas, la cuestion varia tan enteramente de respuesta, como que el confesar aquel deber de la España entonces, equivaldria á negarle su independencia nacional; á negarle aquella misma independencia nacional, por la cual acababa de hacer tantos sacrificios, y cuya conservacion le habia merecido tantos elogios de todas las poteneias del orbe, en la guerra á que tan heróicamente se lanzó el año de 1808 contra la agresion de Bonaparte. En este sentido dijo muy

(316)

bien Macdonall el 98 de abril de 1823 en la Cámara de los Comunes, que no alcanzaba como los ministros ingleses habian encontrado el modo de conciliar la independencia de España, con el consejo que la dieron de que modificase sus instituciones políticas atendiendo à la pretension de estrangeros. Pero los ministros ingleses no solo encontraron el modo de esta conciliacion, sino tambien el de conciliar la invasion con la independencia de España, segun se vió en el despacho de Canning á Stuart con fecha de 31 de marzo del referido año de 1823.

La esactitud con que para denotar el mayor castigo que pudiera darse á un pueblo, se le amenazó de entregar sus mas preciosas joyas á manos de estrangeros (1), ha sido siempre aplicable á todos los pueblos del mundo. Cuando Demóstenes para inflamar los atenienses á la guerra contra Filipo, "por lo mismo que habian sido abandonados de todos, y quedado solos en la lucha» les ponderaba la mengua que era el que el mando de las armas no se confiase á nacionales, y la que aun era mayor, cl someterse á la voluntad de un bárbaro, segun llamaban los griegos á los estrangeros, no hacia otra cosa en ello sino escitar diestramente el justo odio, que ni el ficticio hijo de Júpiter Ammon, ni ninguno de los grandes conquistadores. mas engreidos de presuntuoso orgullo, han podido menos de reconocer en todos los paises contra el dominio ó intervencion estraña (2). Este sentimiento no solo se encuen-

<sup>(1)</sup> Eseq., cap. 7, p. 31. El cuidado con que las leyes da Moises procurron eritos todo roce de los hebreos en los estrangerso, prin que eston no interiniteran, ni se mezdiaran en las cossa de aquellos, se advictte dede lego en abas aus disposiciones. Alteringera non miscrbair vebá; se disce en el cap. 18 de trabas aus disposiciones. Alteringera non miscrbair vebá; se disce en el cap. 18 de vertago de miscra alteringera, se sinde en el cap. 2a del Levisco, at ma discription de la compania del compania del compania de la compania del compania d

<sup>(2)</sup> Quint. Cure. Buf. lib. 6, esp. 3 y 6. Bonaparte, que fué quien en ci ápice de su engrandecimiento mas desconciel este oilo, quisto luego splari e di, cuando vió serie can conveniente. Blonester es, decia entonees, lawor muestra reposa tucia en conza se si este lenguage practices propio de un emperador de bajos modules, no por eso la trivialidad de la frese destruye la enetitud del pensamiento, y los successo la cerefittam bien prontos. e Los ruexis, los prusiones, y los baivans en us visitas domiciliarias no respetalma mas à los realitas que à los imperiales y expublicanos, y algunos palacios que habina escapado de los funcres populares, fuer.

tra impreso en el corazon del hombre por el dedo de la naturaleza misma, sino que además lo ha llegado á confirmar la esperiencia amarga de los lamentables desengaños acarreados por el furor de los partidos, que algunas veces se desentendieron de él. Fácil seria allegar infinitos testimonios, que de lo uno y de lo otro a cada página nos suministra la historia. Pero son tan concluyentes y tan del caso algunos de los que en nuestros dias nos ofrecen los mayores adictos á la causa de la restauracion en Francia. que ni puedo dejar de citarlos, ni quiero recurrir á otros,

Cazales, aquel Cazales que con tanto valor sostuvo en la Asamblea nacional las prerogativas del trono y de la nobleza, y que por defenderlas habia emigrado á Coblenza, sintiendo, al ver pasar los prusianos del duque de Brunswick con direccion á la Francia, el desprecio que de los franceses y de los verdaderos intereses de ellos manifestaba aquel ejército, no pudo menos de esclamar cou lágrimas en sus ojos, «maldito el hombre que llama á los estrangeros y que se sia de ellos (1). » La conducta de los aliados al principio de la revolucion francesa, dice Barbet du Bertrand, en lugar de acreditarlos de aucsiliadores de los realistas franceses, no hizo ver en ellos sino enemigos que se anunciaban con todas las pretensiones de conquista, y daba márgen á creer que á la Francia se deparaba una suerte igual á la Polonia (2). Los semiaucsilios que para perpetuar la guerra de la Vendée dieron los ingleses, v con los que no se consiguió sino la destruccion de algunos territorios y el sacrificio de los franceses de Ouiberon (3). eran sin embargo estimados de los realistas, que se contentaban de que los ingleses no les enviasen tropas, por

ron diruidos por las bandas libertadoras de auestros amigos los enemigos. » (Prólogo al primer drama de los entretenimientos de Neuilly, cuyo titalo es los Aliados o la invasion, obra impresa en Paris en 1827 a nombre de M. de Fougeray.) ¿ Por que Napoleon y sus secuaces en todas partes del mundo no aprendieron antes una leccion , que aunque tan sabida generalmente , parece haberle solo enseñado à aquel la necesidad en el adverso cambio de su fortuna?

<sup>1 |</sup> Memorial de Santa Elena.

Reinado de Luis XVIII, tom. 1, cap. 6.

Fantia Desodoards, hist. de la revol. franc., tom. 3.

que ninguno de los gefes de dichos realistas, y en especial el general Charette querian hacer odiosa su causa trayendo

estrangeros á Francia (1).

Todavía aun mas espresivo y mas á propósito que ninguno de estos testimonios es el del vizconde de Chateaubriand. Qué es, en efecto, lo que dijo el vizconde de Chateaubriand, no cuando era secretario de la embajada de la república francesa en Rusia, ni cuando admitió el nombramiento de ministro de la misma república en Valais, ni cuando proclamaba á Napoleon como el enviado en signo de reconciliacion por la Providencia al cansarse ella de castigar, sino precisamente cuando logrado el objeto de sus nuevas pretensiones, se hallaba sentado en aquella silla ministerial desde la cual habia de asegurar algun dia (el 30 de abril de 1823), que se constituia responsable con sus demás colegas de ministerio, de cuanto se hiciese y se dijese en España? Dicho tenia en su Monarquía segun la Carta, «debo sin duda á la sangre francesa que circula por mis venas, la impaciencia que esperimento cuando me hablan de opiniones procedentes de fuera de mi patria, y si toda la Europa civilizada quisiera obligarme á recibir la Carta, yo me iria á vivir á Constantinopla.» « En la gran familia de los pueblos, ha añadido posteriormente, cuando uno cae bajo la opresion, dan los demás un paso hácia la esclavitud... Es hueno que se sena, que siendo franceses antes que todo. nuestra política será propia nuestra, y no la vergonzosa inspiracion de una política estrangera (2). » A cargo suvo queda ahora esplicar, como durante su ministerio en 1823 llegó á imaginarse, que los españoles debieron sentir otros impulsos de sangre diferentes de los que él mismo sentia. y tomar un rumbo opuesto al que él mismo les tenia señalado. Y á cargo suvo queda tambien esplicar, si el que voluntariamente quiso constituirse responsable de cuanto se biciese y se dijese en España conduciéndola en 1823 á que

<sup>[1]</sup> Conde de Vauban, Memorias para la hist. de la guerra de la Vendée.
[2] Discurso en la cámara de los Pares el 15 de junio de 1829.

cayese bajo la opresion, es ó no responsable igualmente de los pasos que en otros pueblos se hayan intentado despues llevándolos hácia la esclavitud (1). Si «el vicio propio de los países mandados por estrangeros sou los favores que el dominador concede á los hombres mas viles, mas iguorantes, mas ridículos» (2), ¿con qué conciencia pudo acomodar Cliateaubriand el introducir esta gracia en España?

Dedúcese de lo espuesto, que si aun en la opinion de los mas celosos partidarios de la legitimidad, no puede haber persona alguna de verdadero lomor y civismo, que apetezca ó que consienta de grado jamás la intervencion estrangera en los negocios de su patria, ora porque esta intervencion repugna naturalmente á todo hombre, ora porque ella siempre ha sido funesta; la España tampoco debia sufrirla, cuando por semejante intervencion se la impusiese la obligacion de reformar su código fundamental. Así es que en tal concepto la resistencia de los espa-

[ 2] Cárlos Botta, historia de Italia desde 1789 á 1814, tom. 4, lib. 26.

<sup>[</sup>t] Otro cargo todavía mayor para Chateaubriand es el que puede hacerle la restaurneion, à enva ruina contribut à acuso Ch teaubriand mas que nadie, Ilevándola bácia el despotismo, cuando el estuvo en poder, y combaticado el despotismo de ella, cuando separado de los negocias con desprecio, vio mortificada su vanidad. Con motivo de su folleto sobre la prision de la duquesa de Berri ha dieho, entre otras cosas, muy oportun mente un periódico: cen el número de los hombres que prepararon la esida de la restauración, hay pocos que hayan trabajado tan eficazmente para ello como el autor de este folleta. Conociendo á fondo mejor que malie tadas las miserias del partido de que desertaba, enando se msó à la oppicion contra el gobierno de Carlos X, sup) comprometerlo, y desacreditando su talento, que en aquella época arrojaba sus últimas llamaradas, se empleó con rara energía en justificar el desafecto diariamente ereciente del paíshacia los Borbones de la linea primogénita. Si alguien intentase alguna vez escribir una historia completa de la revolucion de julio , y de las causas remotas ó prócsimas que la trageron, necesariamente habra de comprender el decreto que nombraba para el ministerio de Estado al barun de Damos en bugar del vizconde de Chateaubriand, cuy a dimision era aceptada » - Novelista de 5 de enero de 1833. - «Véase à la hora en que estamos, habit dicho el 19 de octubre anterior, à uno de los mas acérrimos defensores de la legitimidad. Mr. de Chateaubriand. Por una euestion de sillon ministerial fué arrastrado á prestar la mano á los enemigos de la restauracion. Durante largos años trabajó para la caida de ella, ereyendo que solo trabajaba para la caida de algunos ministros. Pregúntesele abora si no se arrepiente de los esfuerzos que entonees hizo, de algunos de los cuidados que se tomó » Esta lecejou importante á todo monarea debe siempre recordarles la que en su testamento les dejó Luis AVI lamentándose del daño que Le habian becho sus falsos amigos.

noles á admitir la ley que los estrangeros les dictasen, no fué desaprobada por nadie que en cualquier ángulo de la tierra abrigaba los referidos sentimientos de honor y de civismo, sin escluir de este número los mismos, cuyo dictamen era que la Constitucion española necesitaba enmiendas. Canning en sus discursos de 14 y 28 de abril de 1823, hizo la apología del punto de honor, que con tanta justicia llevó á los españoles á no escuchar siquiera una sola palabra de modificacion de su Constitucion sobre la basa que la Francia proponia (que era el que las instituciones de los pueblos debian ser dádivas de los reyes), y del tono firme, noble y sereno con que el ministro español S. Miguel liabia contestado á las notas de la Santa Alianza. El ilustre y sabio lord Holland escribia tambien á principios del mismo año á sus amigos de España, que aun cuando su voto habia sido siempre que la Constitucion española debia variarse en algunos puntos, no lo era menos entonces, que la España no debia prestarse á variarla, cuando á la fuerza querian ecsigírselo estrangeros apoyándose en el absurdo y liberticida derecho de intervencion. El propio lenguage resonaba por boca de Brougham en la Cámara de los Comunes el 4 de febreco de 1823, y por la del conde de Grey en la de los Pares el 24 de abril siguiente. En corroboracion de este voto dijo este último: «yo soy partidario de la reforma parlamentaria, pero si una potencia estrangera quisiese imponernos la reforma, yo seria el primero en pedir, que se rechazase con las armas semejante intervencion.» Acordes á estos sufragios de tanto peso podríanse alegar otros muchos igualmente imparciales y respetables, si necesarios fuesen á la evidencia que de suvo tiene el que la España, guiándose por todo principio de derecho público, y por todo sentimiento de honor y patriotismo no debió de modo alguno reconocer la intervencion estrangera en sus negocios interiores, ni prestarse á transigir con ella sobre reforma de sus instituciones políticas.

Mas aun cuando todo esto sea indisputable, se ha dicho por algunos, todavía el deber de la España hubo de ser considerado con arreglo á las circunstancias. Estas requerian, se anade, que no se aventurase el todo en una guerra insostenible, ya que á lo menos las transaciones habrian asegurado una parte de buenas instituciones políticas, pues que á veces la felicidad real de los pueblos ecsige, que à las ventajas positivas de ellos se resigne ó se sacrifique el rigor del derecho de las naciones. No entraré vo en el ecsámen de si la guerra era ó no efectivamente insostenible, por que no habiéndose ella liccho verdaderamente. tampoco hay ya que ocuparnos de cual pudo haber sido su resultado, si se hubiese hecho. Asímismo me abstendré del cálculo de si la España, defendiendo la causa general de todos los pueblos, contra intervenciones estrangeras, habria llegado ó no á verse obligada á sostener una guerra, si para evitarla hubiese habido la eficaz mediacion que la España tenia razon de prometerse, y que no hubo. Vanos son ya estos problemas hipotéticos, que cada cual resolverá á su manera segun los datos de que proceda. Otra es la cuestion que concierne directamente á mi actual objeto, y á que debo contraerme, en la cual hay hechos notorios sobre que estribarnos para no decidirla arbitrariamente. Esta cuestion preliminar, de que depende la resolucion de la de aquello que se pretenda, que la España debió hacer en los últimos tiempos de su régimen constitucional relativamente al punto de que tratamos, es la de si la España pudo ó no llegar á transigir con las potencias de la Santa Alianza, 6 si estas no se propusieron desde luego sino el restablecimiento del poder absoluto en España. Procuraré en esta cuestion limitarme á un breve compendio de lo que sobre ella habrá sin duda de decirse mas estensamente en otra parte, cuando sea llegado su momento y su ocasion oportuna.

## CAPÍTULO VII.

Para obligar la España á la guerra impidieron la misma Santa Alianza y la Francia todo medio de transacion entre ellas y la España.

Para que los españoles hubiesen conseguido por transaciones con la Santa Alianza evitar la invasion de España, y que esta mantuvicse un gobierno, que no fuese el del poder absoluto, debe suponerse antes, que alguna vez pudieron tener lugar dichas transaciones, ó lo que es lo mismo, que alguna vez bubo términos hábiles para ellas, por que si nunca los hubo, tampoco jamás podrá decirse que la España, dejando de transigir, dejó de hacer lo que debia, ó que poniéndose en guerra ó aventurándose se ella, hizo lo que no debia atendidas las circunstancias en que se hallaba. Veámos, pues, lo que en realidad hubo acerca de todo esto.

Entre los elementos con que para las transaciones era preciso contar, la voluntad del señor don Fernando VII tenia una parte tan esencial, cuanto la Santa Alianza habia erigido en principio, que las instituciones de los pueblos deben emanar libre y esclusivamente de la voluntad de los reyes. ¿Y la libre y esclusiva voluntad del señor don Fernando VII ha sido alguna vez no gobernar con poder absoluto? Prescindamos del apego que á esta forma de gobierno hubicse S. M. heredado del que, segun Muriel, le ha tenido toda la dinastía de los Borbones en España. Prescindamos tambien de la parte controvertible, que en ciertas y determinadas conspiraciones se atribuyó al señor don Fernando VII para el restablecimiento del poder absoluto en España y en América. ¿ Pero cabe prescindir de que habiendo S. M. ofrecido en 4 de mayo de 1814 templar su poder absoluto por medio de un sistema representativo, acreditó luego con hechos durante seis años consecutivos que nunca fué tal su voluntad? ¿Cabe

prescindir de que en el nombramiento para secretario del consejo de Estado, que S. M. hizo de don Antonio Ugarte en 1824, uno de los méritos á que S. M. se refirió para concederle esta gracia, eran « los servicios que en los tres años de la segunda época constitucional habia practicado, comunicando con riesgo de su vida órdenes reservadas de S. M.», y de que en el elogio que la gaceta de Madrid hizo del conde de la Puebla del Maestre, al dar noticia de su fallecimiento, se dijo, « que habia sido el órgano por donde S. M. comunicaba sus sentimientos á los príncipes de Europa»; esto es, que dichos dos individuos habian sido agentes de S. M. para subvertir el sistema constitucional y reinstalar el absolutismo? (1). Ann cuando se hubiese ignorado esto en España durante el sistema constitucional, en que las públicas espresiones de S. M. persuadian lo contrario, ni podian ignorarlo entonces los príncipes con quienes se mantenian las comunicaciones secretas, ni va cabe tampoco que pueda nadie ignorar, que abolido por S. M. el sistema de elecciones de Ayuntamientos, que desde tiempo inmemorial habia regido en algunos pueblos de España, y el establecido por Cárlos III para otros, decretó en 17 de octubre de 1824, que en lo sucesivo debian hacerse estas elecciones « evitándose todo lo que tuviese tendencia á la popularidad»; y que en decretos de 19 de abril de 1825 y de 14 de agosto de 1826 declaró S. M. además, que «nunca consentiria alteraciones en la presente forma de su gobierno», añadiendo en el primero, « que tenia las mas

<sup>[1]</sup> Es probable que algun dis tembien sepamos cual fué la mision de Monsieur el coulé d'Eupagas buisées trailo siempre un objeto tan justo como enande peleaba con Bessierre, stoto e, canado entre dan francesa advenections se disperaba el monarce que habia de reinar en España, ni subsistiria aun de inceignito et que lo fué de diclas mision, ni abria represeido abora en Mr. el conde d'Eupagas el espiritu de aquel Kirke, cuyas atrocidules, sai como las de Jefferys, furono ama de las cuasas principrios de la degracias del Joscho II y de los Survilos. Pera à lo menos Kirke no fingis comparaciones, como Mr. el conde unitatio de aquellos, à quienes se impatase el criment de ser sultenta ân artisquente, al cual, el que los acertificabo, habia debido su fortuna, y prestado respetidos veces pramentos de Beldejad invigibable.

positivas seguridades de que aquellos augustos aliados, que le habian dado tantas pruebas de su intimo afecto y eficaz cooperacion para el bien de sus Estados, continuarian prestando en todas ocasiones apoyo á la legítima y soberana autoridad de su corona, sin aconsejar ni proponer directa ó indirectamente innovacion alguna en la forma de su gobierno." Si, pues, la voluntad del señor don Fernando VII en ninguno de los períodos de su reinado ha sido dejar de gobernar con poder absoluto, si de esto se hallaban enterados los principes de la Santa Alianza por los públicos acontecimientos de 1814 á 1820, y por las comunicaciones secretas de 1820 á 1823, y si el acsioma político de la Santa Alianza era que las instituciones deben emanar libre y esclusivamente de la voluntad de los reyes, yo no sé como habiéndose de contar con la voluntad del señor don Fernando VII, puede concebirse que jamás hubo en España posibilidad de negociar transaciones.

Y podrá á vista de esto suponerse que, no obstante, los príncipes de la Santa Alianza, á quienes desde el restablecimiento de la Constitucion estuvo siempre el señor don Fernando VII comunicando sus sentimientos, y que posteriormente le han estado continuando las positivas seguridades de apoyar en todas ocasiones la legitima y soberana autoridad de su corona, sin aconsejarle ni proponerle directa ó indirectamente innovacion alguna en la presente forma de su gobierno, hubiesen, en contradiccion al acsioma político que ellos mismos proclamaron, tratado de hacer á la libre voluntad del señor don Fernando VII la violencia que contra el partido constitucional alegaron como causa de la invasion? Y no habiendo de mediar esta especie de violencia, el empeño de que las instituciones de España quedasen al arbitrio del señor don Fernando VII, jera, por ventura, otra cosa sino empeñarse en que

restableciera su poder absoluto?

Algunos, sin embargo, pareció querer alucinarse con lo que, segun ellos, debia esperarse de los principios de moderacion, que se supone haber acreditado para con la Francia los soberanos que concurrieron á la restauracion de los Borbones en ella. ¿Y es quizás tan inconcuso que lo sucedido en Francia el año de 1814 fué verdadero y único efecto de tales principios de moderacion? Si ellos estaban arraigados en el ánimo de aquellos soberanos, ¿por qué no se ejercitaron tambien para con la España desde 1814 á 1820, y por qué no se han ejercitado desde octubre de 1823 hasta hoy? El estado de la España en ambas épocas ¿no merecia que siquiera en recompensa de lo que los referidos soberanos debieron á esta nacion magnánima, y no á su rey cautivo, les hubiese hecho intervenir con algun consejo ó propuesta eficaz para aliviarle y nejorarle? (1). Materia muy dilucidable será, si lo sucedido en Francia el año 1814 fué efecto de moderacion de los espresados soheranos, ó del respeto que infundieron la opinion pública y los intereses creados por la revolucion, combinado sagazamente por la hábil política inglesa para

. 0 -

<sup>[1]</sup> El emperador de Rusia reconociendo en 1820, segun luego veremos, alos errores que desde 1814 parecian presagiar una catastrofe en la peniusula», dijo al mismo tiempo, «que la correspondencia de los soberanos con el gobierno español, despues de la pueificacion general, probaba los votos del emperador, por que la autoridad del rey de Espiña pu liera consolidarse en ambos hemisferios por medio de los principios generales y puros..... y que los eineo monarcas aliados debian espresar ahora al gobierno español los deseos que siempre habian tenido de la felicidad de la España en Europa y en América por instituciones conformes al progreso de la civilizacion y a la necesidad de los tiempos. » Los que ne hemos leido la correspondencia de los soberanos alindos con el señor don Fernaudo VII despues de la preificación general hasta 1820, ignoramos cuales fuesen los votos manifestados en ella por el emperador de Rusia. Lo único de que poder mos hablar es de lo que vimos. Y lo que vimos entonees fueron solo *los errores* que presagiaban una catástrofe en la peninsula. Lo que vimos entonces fue solo, que sin haberse puesto el menor eoto al desenfreno del poder absoluto en España, el embajador ruso Tatischeff un hizo en Madrid sino intrigar para sobrepouerse á la camarilla, y ser el distribuidor de los favores del rey. Lo que vimos entonces fué solo, que à virtuel de estes cabales con que Tatischeff competia en aumentar los desórdenes de aquella época, él hizo muy bucnos negocios para sa peculio, y á su amo le proprecionó i l de la venta de los navios, y segun parece tambien la adquisicion de parte de las California. Lo que posteriormente á dicha época hemos visto es, que el emperador de Rusia es uno de los soberanos, que ha dado al señor don Fernando VII absuluto las mas positivas seguridades de que continuaria en todas censiones prestando apoyo á la legitima y soliciana autoridad de su corona, sin aconsejarle ni proponerle directa ni indirectamente innovacion alguna en la presente forma de su gobierno. Y lo que puede asegurarse que se oyó tambien á Bouterlin, delegado del emperador de Rusia en el cuartel general del duque de Angulema, es que el restablecimiento del poder absoluto convenia, en su opinion, que fuese tan completo en España, que debiera ser acompañado del restablecimiento de la Inquisicion-

tener en Francia un gobierno bajo su tutela. Mas séase la que se quiera la moderacion de dichos soberanos en 1814, si es que fué alguna, no puede creerse la misma despues. « La especie de moderacion que habia caracterizado la conducta de los soberanos, dueños de nuestro territorio, en 1814, ha dicho una elegante y filosófica pluma francesa, procedia de causas que ya posteriormente no ecsistian. Estos soberanos tan frecuentemente anonadados en el momento mismo en que la esperanza de su triunfo los embriagaba, se habian amoldado á la obediencia. Acostumbrados á sufrir la ley del vencedor, que mas de una vez no habian podido desarmar sino prodigándole sus tesoros, cediéndole sus provincias y mendigando su alianza, se sentian en revolucion, por decirlo así, sublevándose contra él. De aguí vinieron las declaraciones tranquilizadoras, las promesas seductoras que acompañaron su primera entrada en Francia. Gozaban con trémula modestia de una felicidad inesperada, y ocultaban el temor bajo apariencias de magnanimidad (1). »

Los congresos que sucesivamente se reunieron despues del año 1814, descubrieron bien á las claras, cuales fuesen ya desde entonces á lo menos los verdaderos principios de los soberanos aliados. En el de Viena de 1815, dende se sancieno la basa de la legitimidad, se desplegó al mismo tiempo la mayor ambicion para apoderarse cada soberano de cuanto pudiese; y la Polonia, Génova, Vemecia, las islas Jónicas, Parga, las dos Sicilias, y varios distritos de Alemania perdieron toda esperanza de libertad (2). En el de Aquisgran de 1818 la Santa Alianza se

« No puedo dejar de llamar muy particularmente la atencion, dice Blaquiere, 
à la apatia con que los diplomáticos estrangeros eran espectadores de un sistema

<sup>[1]</sup> Benjamin Constant, sobre los sucesos de los cien dias.
[2] ¡Qué sangre verdaderamente española no se enardecerá al ver como

<sup>[3] ¿</sup>Qué sangre verladeramente española no se enardecerá al ver como en el congreso de Viena fue tranda la Españs!, al ver que al compas mismo de que desde 1814 las grandes potencias europeas favorecian el mando absoluto y el descenoriente en lo interirò del trino, estampalan en tudas sus relaciones esteriores la señal profianda del vilipendio de aquella nacion magnánisma, sin cuyos esfuerato Bercicos ni bubiera habido congreso de Viena, a las potencias que é à al sisteron, habrian roto la coyunda de su sumision à Bomaparte! Por si la relacion parecises apasionada en mi loca, o jegae de la bose de un ingles desinteresado.

metamorfoseó, segun el protocolo de 15 de noviembre, en union de fraternidad cristiana, en que pudiese entrar, como efectivamente entró la Inglaterra, para «sostener las miras pacíficas y bienhechoras que asistian á todos los soberanos y consolidaban la tranquilidad general, si bien no debiendo intervenir en los negocios de otros Estados sino cuando estos reclamasen formalmente la intervencion, y assitiesen por si directamente ó por sus plenipotenciarios á las deliberaciones». En el de Carlsbad del año siguiente se organizó metódicamente la persecucion de aquellas mismas ideas liberales que los soberanos habían proclamado, y de aquellas mismas sociedades secretas que ellos habían creado ó fomentado para incitar á los pueblos contra el imperio de Napoleon.

de tiranis en España, que llenaba de indiguacion y horror en Europa à toda alma sensible y reflevirs. Si alguas vez se ha dado casa en que una sonitera queja, si no una shierta reconvencion putiera ser no solamente justificade, nino dictubli imperioamente, en un ocomo del presente, en cla que la perseacción se estendia à los legisladores y à los miembros del golierno, cuya legitimidad habia sido reconocida, y caya alianza labia sido selicitada por todas las partencias, ecceptuando la Francia. Despues de la investigación mas problip no he llegado á saber, que nimeguno de los muelos diplomaticos estrangeros en Madrid habies proferido una sola palbara, un escrito solo un renglon para contener los procesos, ó alivier los prelemientos que safrina aquello que facero escripilos pras el castigo, y que babian al lo los mas activos en oponeras é los ejércitos franceses, [No.111 siguiera una gentino a litro para salva: à los paras tans, o presenve la trapual de capaza que tino el tiro para salva: à los partentas, o presenve la trapual de capaza de la contrario bien conocidos son mas de uno de diches diplomaticos, que formentaron las animosidos de los putidos, y tenbajoren ne promovor quella roina que sobrivino al pueblo, cuando acababa de libertarse del depotismo y de la setalvitud.—"

e La dittinguida atención de Sr. Enrique Wellesley en ir à encontra al rey Fernando à Valencia, y acompañarle hasta su capital, à la cua life este escoltado por el general Wittingham à la cahera de su caballeria, y multitud de brillantes y contross fietas que se dieron al resendo momera, prueston el celo y afeccion con que el principe regente y sus ministros procuraban captare la buena opinion de Fernando. En esta sumaria notició el las demonstracions de abbesion por nestra parte, no debo omitir que ellas fueton seguidas de reciprocas investidarsa de grandes decorsiones. I thiestos disco cividas primero ha els mostro de la managente decorsiones. Il thiestos disco cividas primero ha els mayor ordem de España (la gran eruz de Garlos III) al principe regente, S. Ex. España Wellesley turo el hacor de presente de la proposable servidores de S. A. B. el principe regente, S. imano la secial de los responsables servidores de S. A. B. el principe regente, S. imano las tenían en la paciente y mas que cristiana resignación con que ellos soportales que nuestro comerció fuses uniquidado, y robados y preson usentros comerciatos. Pero con guato quiero repararme de usa

En tal situacion ocurrió el 1.º de enero de 1820 la revolucion española. Obvio es conocer por los antecedentes de los tres congresos referidos, y por los trabajos de la dieta de Franciort y de la comision de Maguncia, que fueron emanaciones suvas, cual seria va desde luego la disposicion de animo de los príncipes de la Santa Alianza con respecto á ella. El emperador Alejandro, que pagado en Paris á la moda del liberalismo el tributo que en Erfurt pagó al poder de Napoleon, parece que ufano ya con sus triunfos no recordaba otra cosa restituido á sus vastos dominios sino la doctrina de la legitimidad, fué el primero en mostrar contra la revolucion española, mavor cólera que la que mostró contra Alexis Orlow y contra el conde de Pahlen y sus respectivos conjurados para

materia, la cual no hiere nuestro honrado orgullo menos que irritó mis propios sentimientos, escitados frecuentemente en mi residencia en España al escuchar la nurracion de los varios insultos y vejaciones amontonadas sobre nuestros compatriotas durante el reinado del terror. Lo que voy à indicar es tan digno de ma-ravillar, como lo que acabo de decir. Aludo al punto de vista en que era considerada la España por otras naciones, puticularmente las de la Santa Aliansa; efecto de la tacita sancion, si no activa cooperacion para que Fernando, como perteneciente à ella, prosiguiese con su cetro de hierro.»

« Nunca tuvo mas esacta aplicacion que ahora, respecto à la España, la mácsiana politica de que la flaqueza y la imbecilidad en lo interior traen el odio y el desprecio en lo esterior. Escusado es recordar, que desde el momento del regreso de Peruando à España hasta la insurreccion de 1820 la befa y la irrision de la Europa estuvieron constantemente dirigidas hácia los gobernantes de aquel pais, aun por los mismos que pugnaban por establecer en los suyos respectivos una forma semejante de gobierno.... Aunque no sorprendiese à los patriotas el estudiado ludibrio con que el gobierno servil de Espiña era mirado de todes las prtencias europeas, no por eso podian dejar de quejarse amargamente del congreso de Viena. Don Pedro Labrador, envindo à aquel eongreso, no esperimento mas que desden y menosprecio. Olvidados los servicios que la España habia hecho a la legitimidad en la guerra de la independencia, en vano sus ministros iustaron por la restitucion de Etruria, Parma, Plasencia y Guastala à su legitimo soberano, por enyos dereehos la dinastia española tenia hechos tantos sperificios en anteriores tiempos. El pequeño principado de Luea, trocado por la Toscana, fué todo lo que pudo obtenerse para la reina de Etruria y su familia, mientras que, como Labrador aseguró en una enérgica esposicion, « cada eual de las grandes pot neias recibian considerables aumentos de territorios, y aprovechaban toda ocasion de engrandecer à sus propios soberanos, y à los parientes y allegados de estos.» Re-pitien lo empero el lenguage de Mr. Gentz, secretario del congreso, en la nota que pasó al enviado español en 1815, el congreso habia fijado irrevocablemente los derechos de España en Italia. Y como si el caliz de la humillacion no estuviese aun bastantemente apurado, todavia se recomendó fuertemente á la España que cediese Oliveuza à Portugal!!! » (Cartas 5. 7 7.)

los asesinatos de Pedro III y Paulo I, abuelo y padre de Alejandro. En la contestacion que dió á la noticia de lossucesos de España, que le comunicó el ministro español Zea Bermudez, y en la circular que con motivo de esta contestacion pasó á sus agentes diplomáticos cerca de las cortes estrangeras en mayo de 1820, dijo «que aun cuando los sucesos de España no se mirasen sino como consecuencias deplorables de los errores que desde 1814 parecian presagiar una catástrofe en la península, nada sin embargo podia justificar los atentados que abandonan al azar de una crisis violenta los destinos de la patria; que en virtud de sus comprometimientos de 15 de noviembre de 1818 debia estimatizar con la mas fuerte reprobacion los medios revolucionarios practicados para dar á la España instituciones nuevas; que creia que las potencias todas, garantes de la tranquilidad que habian conseguido á la Europa, y con quienes iba á ponerse de acuerdo, hablarian con voz unánime el lenguage de la verdad al gobierno español, pues que ni á él, ni á ninguna otra potencia aislada tocaba pronunciar un juicio definitivo sobre los hechos que habian señaiado los primeros dias del mes de marzo en España; que la correspondencia de las potencias con el gobierno español despues de la pacificacion general probaba los votos del emperador, por que la autoridad del rey pudiera consolidarse en ambos hemisferios por los principios generales y puros que S. M. consagrase; y con el apovo de instituciones fuertes, pero mas fuertes aun por el modo regular de su establecimiento, supuesto que emanadas de los tronos las instituciones llegan á ser conservadoras, y salidas de entre turbaciones no engendran sino el caos; que la revolucion no habia hecho sino eambiar de terreno, y que los deberes de los soberanos aliados no podian haber cambiado de naturaleza; que el poder de la insurreccion no era ni menos formidable, ni menos peligroso que habia sido en Francia; que el atentado de España era lamentable para la península, lo era para la Europa, y la nacion española debia desde luego à los dos hemisferios el ejemplo de un acto espiatorio; que los cinco soberanos aliados, espresando inmediatamente al gobierno español los deseos que siempre han tenido de la felicidad de la España en Europa y América por instituciones conformes al progreso de la civilización y á la necesidad de los tiempos...... deberian manifestarle asímismo que la salud de la España y el bien de la Europa ecsigian que el crimen fuese condenado, lavada la mancha y el escándalo destruido; que el honor de esta reparación correspondia á las Córtes españolas, deplorando y reprobando altamente el medio empleado para establecer una nueva forma de gobierno en su patria, consolidando un régimen sábiamente constitucional, decretando leves contra las sediciones y alzamientos.... y ofreciendo al rey en nombre de la nacion prendas de obediencia; que entonces, en fin, y solamente entonces los soberanos aliados podrian mantener con la España relaciones de amistad y confianza.»

Un acontecimiento que algunos juzgaron muy feliz para la causa de la libertad, vino à serle à la sazon el mas ominoso y desgraciado. Este acontecimiento fué la revolucion de Nápoles, á que en breve siguió tambien la del Piamonte. Las potencias de la Santa Alianza comenzaron á temer la propagacion de semejantes movimientos, y en especial la Prusia y el Austria, donde tantas señales se advertian de que los pueblos deseaban mejoras en su gobierno; este temor efectivo les daba asímismo un pretesto plausible contra todas las revoluciones en cualquiera parte. El Austria además lo encontró muy peculiar. La revolucion de Nápoles principió en Nola la noche del 1 al 2 de julio de 1820. En 25 del mismo mes ya el gabinete de Viena pasó una nota á sus ministros cerca de las córtes de Alemania, esponiendo « que los últimos sucesos de Nápoles habian probado con mayor fuerza y evidencia que ningun otro de los anteriores del mismo género, que aun en un Estado administrado con regularidad y sabiduría, y en un pueblo tranquilo, moderado y contento con su gobierno, el veneno de las sectas revolucionarias podía producir los sacudimientos mas violentos y acarrear una pronta catástrofe.... por lo que habiendo el estado político de cosas. establecido en 1815 bajo la garantía de todas las potencias

de Europa, llamado al emperador á ser el guardian natural y el protector de la tranquilidad pública de Italia, el experador se hallaba firmemente resuelto á desempeñar este importante deber.»

Esplicados ya así los emperadores de Rusia y Austria, no podia haber oscuridad en lo que se determinaria en el congreso de Troppau, donde en 1820, y el año siguiente en Laybach los soberanos aliados arreglaron su plan y disposiciones de ataque, el cual, segun lo acreditó la esperiencia, debia ser igual con respecto á Nápoles y el Piamonte, que con respecto á la España. «Los sucesos, dijeron el Austria, la Rusia y la l'rusia en la circular que en 8 de diciembre de 1820 dirigieron á sus agentes diplomáticos cerca de las córtes de Alemania y del Norte, que han tenido lugar el 8 de marzo en España. y el 2 de julio en Nápoles, y la catástrofe de Portugal, han debido necesariamente escitar un sentimiento profundo de inquietud y de dolor en aquellos que están encargados de velar por la tranquilidad de los Estados, y hacerles conocer al mismo tiempo la necesidad de reunirse para deliberar de consuno sobre los medios de precaver todos los males que amenazaban inundar la Europa. Era natural que estos sentimientos produjesen una viva impresion en las potencias que habian recientemente aliogado la revolucion, y que la veian levantar su cabeza de nuevo. No era menos natural que estas potencias para combatirla tercera vez, recurriesen á los mismos medios que habian empleado con tan feliz écsito en aquella lucha meanorable, que libertó la Europa del yugo que por veinte años habia sufrido. Todo hacia esperar que esta alianza. formada en las circunstancias mas críticas, coronada por los mas brillantes sucesos, y afirmada por las convenciones de 1814, 1815 y 1818, así como habia preparado, fundado y afianzado la paz del mundo, y libertado el continente europeo de la tiranía militar del representante de la revolucion, seria igualmente capaz de poner freno á una dominación nueva, no menos tiránica, no menos horrorosa, la de la rebelion y el crimen. » Conforme á estas intenciones tenian va declarada desde el 20 de noviembre

anterior, que se hallaban decididos « á no reconocer gobiernos formados por revoluciones (1) »; y en 23 de diciembre inmediato, cuando ya el rey de Napoles se hallaha en Liorna, añadieron, que esta decision, así como la de destruir el orden de cosas entonces ecsistente en Nápoles, hasta con la fuerza, si no bastase la persuasion, era firme é irrevocable (2). El Austria en su manifiesto de 13 de febrero de 1821, en que atribuyó á las ocurrencias de España del año anterior el vuelo de los carbonarios, autores de la revolucion de Nápoles, los cuales sin aquellas ocurrencias habrian, como tantas otras sociedades secretas, caido en impotencia y olvido, dijo, «que el rey de Nápoles desde su llegada á Laybach pudo convencerse de que seria absolutamente ilusorio querer fundar ningunas proposiciones sobre basas irrevocablemente desechadas por los soberanos aliados. » Al terminar estos sus sesiones en Laybach, espidieron en 12 de mayo de 1821 á sus agentes diplomáticos en las córtes estrangeras, otra circular en que puede mirarse epilogado su catecismo político. « Las mudanzas útiles y necesarias, dijeron, en la legislacion y en la administracion de los Estados no deben emanar sino de la libre voluntad y del impulso reflecsivo é ilustrado de aquellos á quienes Dios ha hecho responsables del poder ..... y por lo tanto, añadieron, que respetando los derechos é independencia de todo poder legislativo. mirarian, sin embargo, como nula y repelida por los principios que constituyen el derecho público de Europa, toda pretendida reforma ejecutada por la rebelion y la fuerza abierta.» El rey de Prusia, eludida ya la promesa de Constitucion que en 22 de mayo de 1815 habia hecho á sus pueblos (3), definió en su manifiesto de 5 de junio del

<sup>(</sup> r) Notas pasadas en dichas fechas á sus agentes diplomáticos en las córtes estrangeras.

<sup>(2)</sup> Carta II de los soberanos al rey de Napoles , y carta de este a su hijo el duque de Calabria.

<sup>(3)</sup> Al fin del mismo affo, cuando despues de la batalfa de Waterloo y de Congreso de Viens volvió el rey de Prusia à un estados, eel desso mas ardiente de los prusimos era obtener una constitución liberal, fundada sobre un sistema representativo, que tanto les había sido ofrecido en los días del peligro, por un

mismo año (1821) lo que entendian los soberanos alíados por rebelion, que era «cualquiera resistencia á las órdenes de la autoridad ecsistente (1).» Y la Rusia en 10 de mayo del propio año habia dado la seguridad de que sus tropas habian detenido su marcha hácia la Italia desde, que supo de cierto, «que el gobierno legítimo habia recobrado la plenitud de su autoridad en el reino de Gerdeña.» El conde de Nesselrode en la circular de 20 del mismo mes, que publicó la gaceta de Berlin de 19 de diciembre de 1823, esplicó lo que su amo entendia por gobierno legítimo, que era, que el principio mondrquico rechazaba toda instilución, que no fuese admitida por el monarcamismo en el pleno ejercicio de su poder.

Aparece, pues, de todo esto el anatema, y anatema irrevocable, que desde 1820 estaba fulminado, aun mas, especialmente todavía que desde 1815, contra toda revolucion, y contra todo pueblo que no recibiese las mudanzas útiles ó necesarias en su legislacion y su administracion « esclusivamente de la libre voluntad y del impulso, reflecsivo é ilustrado de aquellos á quienes Dios ha hecho responsables del poder. » Mas siendo esto así, segun queda probado, ¿cómo es, ocurre desde luego preguntar, que estando tan designada la España en dicho anatema, no solo por que así con respecto á ella lo espresan los documentos que acabamos de citar, sino por que ademas era mirada como el foco de que salian las revoluciones, y el ejemplo que escitaba á ellas, los soberanos aliados se separaron de Laybach, sin haberla decretado la guerra, ni otra alguna intimacion? ¿cómo es que hasta el autócrata de todas las Rusias, que tan atrabiliario enojo habia mostrado contra la revolucion española desde la primera no-

gran niutero de proclamas. Ilabiese nombredo deste largo tiempo una comision, pria que arregliar las basese. El resentado no correspondió en unalo à bas esponnase que el nombramiento de esta comision había infandido. La respuesta que direon, los deganos del gobiemo fais, que los circuntancias no ervan om farorables de un cambio de esta naturalesa.» Los soberanse de Europa en 1820, articulo de Pennia.

<sup>[1]</sup> No sé yo si los soberanos aliados pensarian así cuando incitaban los pueblos contra la autoridad ecsistente de Napoleon.

ticia de ella, pareció luego mas aplacado; y aunque en 1822 se escusó á recibir al embajador constitucional español don Manuel Salmon, fué à pretesto de que no le agradaban las calidades personales de éste, sin dejar por eso de admitir en la corte de S. Petersburgo al mismo Zea Bermudez y al cónsul general Argaiz, los cuales fueron entre los demás diplomáticos á su palacio el 21 de diciembre de 1821, dia de su cumpleaños, ni dejar de tener en Madrid á su encargado de negocios, el conde Bulgari? cómo es que aun hasta despues del congreso de Verona la España estuvo siguiendo sus comunicaciones bajo un pie amistoso con todas las potencias de Europa, y estas las estuvieron siguiendo con ella? La respuesta á tales preguntas es muy sencilla. En primer lugar, los soberanos aliados se vieron contenidos, para no obrar hostilmente desde luego contra la España, por la innegable ocasion que al levantamiento de ella dieron los notorios escesos del gobierno absoluto restaurado en 1814, por el temor de la energía que acababa de manifestar la nacion en la guerra contra Bonaparte, y por la memoria del reconocimiento y de los tratados celebrados con la misma bajo el propio régimen de la Constitucion que se habia restablecido. Efectivamente en buena logica un mero restablecimiento de la Constitucion del año de 1812, no podia titularse nuevo gobierno formado por la rebelion y la fuerza abierta; ni tampoco podia tacharse el defecto de la legitimidad de la Constitucion, sin tachar al mismo tiempo el pronunciamiento de que la Constitucion resultó, y las consecuencias que aquel pronunciamiento tuvo en favor de todos los soberanos de Europa, y muy particularmente del señor don Fernando VII. En segundo lugar, los soberanos aliados aguardaban á ensayar primero sus fuerzas y sus manejos en Italia, donde juzgaban mas facil el triunfo por las ventajas topográficas que allí tenjan, para que luego el ejemplo de las sumisiones de Napoles y del Piamonte, y la probada eficacia de los manejos influyesen en la caida del sistema constitucional de España. En tercer lugar, la Santa Alianza veia al gobierno ingles en una situacion tal, que le obligaba à poner distinciones entre las revoluciones

(335)

de Italia y la revolucion de España, y no se quiso aventurar á una guerra con esta sin previa seguridad de que por parte de la Inglaterra no hallaria obstáculo.

## CAPÍTULO VIII.

Cooperacion de Castlereagh á los proyectos de la Santa Alianza.

Ciertamente los soberanos aliados no pudieron haber encontrado para sus planes desde 1814 instrumento ni colaborador mas adecuado que Castlereagh. Las guineas inglesas fueron prodigadas en Valencia al señor don Fernando VII, cuyos consejeros no solo le habian inducido á revelar el proyecto de los ingleses, de sacarlo de Valençay por medio del baron de Kolly, sino á que acabase de firmar el tratado de 8 de diciembre anterior, para que fuesen empleadas contra aquel gobierno y aquellas Córtes que desaprobaron dicho tratado (1). En el congreso de Viena habia Castlereagh, sentado la mácsima de que el amor á la libertad era una locura inocente, y el año siguiente (1816),

<sup>(1)</sup> Este hecho que ora se procuró mantener en misterio, ora fué tambien negado, ha venido al fin á ser confesado por el abogado Quin en la obra que el año 1824 publicó en Londres con el título de Visita a la España, detallando los sucesos de este pais durante una residencia en el á fines de 1822 y los cuatro primeros meses de 1823, con una relacion de la traslación de las Cortes de Madrid à Sevilla, y naticias generales acerca de los usos, costumbres y másica nacionales. Es de advertir que Quin en toda su alora babba en seutido ministerial, y como sabedor de los secretos del gobierno británico, á quien se empeña en justificar en todo, sin duda porque pretendia de él algun empleo; y que con el objeto de lograrlo, no se deti-ne cu aventurar vaci-d des é imposturas contra el gobierno constitucional de Espeña. Dice, paes, Quin que la que por cuenta del gobierno ingles se dió al señor don Fernando VII en Valencia, fué énicamente lo preciso para los gastos de so mesa. Pero estos gastos estaban enbiertos por disposicion de la Regencia de España, y ademos lo que se sabe ya que se entrego por mono de Wittingham, faeron 50.000 libras esterlines. Este Wittingham, que debin à la revolucion esprit da el liaber pasado de comerciante fallido en lingliterra à general español, fué uno de los primeros que con su division se puso en movimies to sobre Madrid p ra destruir el sistema constitucional. Ello le valió agregar à la conservacion de su grado militar el logro de grandes privilegios mercantiles. En el dia parece estar en gran favor en Inglaterra con lord Wellington, y haber obtenido el gobierno de la isla Trinidad.

arreglándose sin duda á la escuela de los que confundiendo el verdadero con el falso patriotismo dicen indistintamente de él, que es el último asilo de los bribones (1), calumnió del modo mas grosero en el Parlamento el espíritu que habia dirigido las Córtes españolas. En abril ó mayo de 1820 espidió notas diplomáticas á sus agentes cerca de las córtes estrangeras, hablándoles contra la intervencion y en favor de la intervencion en los negocios de España, y trazando realmente el plan que á los soberanos aliados convenia seguir en la península (2). No satisfecho con negarse á

1 Patriotism is the last refuge of a scoundrel.
2 La nota del gabinete británico entregada el 17 de mayo de 1820 por Sr. Carlos Stuart al gobierno frances, la cual era contestacion à otra del gobierno ruso, proponir ya dos ensos en que politia tener lugar la lutervencion en los su-cesos de Españo. El uno ero si la ecsoltación de los que dirigian los negocios de España los llevase à una agresion contra otra potencia. El otro, si la España procurase apoderarse de Portugal, ó hacer una reunion de los dos Estados. En el tenor de esta nota apoyo Chatmabriand la suya de 23 de enero de 1823, pera demostrar à Canning que la Inglaterra tenia reconocido el derecho de lutervencion en las cosas de España. Y en el tenor de la propia nota, y ademas en las respuestas de Wellington á las enestiones de la Francia en Verona apoyó Montmorency el 3o de abril inmediato la parte de su diseurso en la Camara de Pares . relativa al mismo punto.

Esta nota en que el galainete británico parecia oponerse á que se interviniese en España, y que segun la de Causing de 31 de marzo de 1823, debió ser de fecha del mes de abril de 1820, es documento digno de ser analizado, para ver si vo me equivoco ó no en haber dicho, que ella trazaba á los soberanos aliados el plan que les convenia seguir con respecto á la península. « Como debia esperarse, los succeos que han tenido lugar en España, han escitado, á medida que se van desenvolviendo, la mas viva inquietad en Europa. El gabinete ingles en esta oension, como en todas, está siempre pronto a discutir con sus aliados, y se esplicará sin reserva en esta gran cuestion de un interes comun. Mas en cuanto a la forma que pueda ser mas prudente emplear para tales deliberaciones, eree no poder recomendar demasiado el género de discusion que escite menos la atencion ó la alarma, ó que puela provocar menos los celos de la nacion española. Con este designin le parece conveniente evitar enidadosamente toda reunion de soberanos. y abstenerse, à lo menos en el actual estado de la cuestion, de encargar à una reunion ostensible el que delabere sabre los negocios de España; yaldrá mas limitarse à comunicaciones confidenciales entre los gabinetes, las cuales son mas à propósito de suyo para conciliar las ideas y para llegar à adoptar, en cuanto sea posible, principios comunes, que no aventurar discusiones en una conferencia ministerial, que, segun los poleres necesariamente limitados de los iudividuos que la componen, debe siempre ser mas propia para ejecutar un proyecto ya decidido, que para formar un sistema de política en circunstancias dificiles y delicadas. »

« Parece que debe tanto menos precipitarse un pasa de esta naturaleza en el negocio de que se trata, cuanto que segun todas las noticias que nos llegan, no recibir el embajador constitucional de Nápoles, pasó en 19 de enero de 1821 otra nota á sus dichos agentes diplomáticos en el estrangero, diciéndoles que « el gabinete

ecsiste orden de cosas en España, sobre el cual se pueda deliberar; no hay aun un poder establecido, con el eual las potencias estrangeras puedon comunicarse.

La autoridad del rey, por el momento a lo menos, parece destruida. En los últimos desprehos se representa à S. M. como habiendose enteramente abaudonado à los sucesos, como concediendo todo lo que le piden la junta provisoria y los clubs. La autoridad del gob erno provisorio no parece estenderse mas alla de las dos Castillas y de una parte de Andalucia. Las antoridades locales prevalecen en las diferentes provincies, y se piensa que to:lo p so que espusiese al rey à la sospeeha de alimentar el proyecto de obrar una revolución por medios interiores o esteriores, pondría en un gran riosgo sa seguridad personal.»

«Este negocio importante habiendo sido cometido al daque de Wellington, y habiéndolo tomado este en eousideracion, su memorandum acompaña a esta minuta. Su Gracia no vacila, por la esperiencia que tiene de las cosas de España, en decir que la nacion española es, entre todas los de Europa, la que menos sufrira una intervencion estrangera. Refiere las diferentes circunstancias, en que durante la última guerra este rasgo particular del carácter nacional cegó á la Esman relativamente à las consideraciones mas imperiosas de la salud pública. Anuncia el inminente peligro que probablemente hará correr al rey la sospecha de una intervencion estrangera, y sobre todo de una intervencion de parte de In Francia; pondera las dificultades que se opondrian en España á toda operacion militar, emprendida con el objeto de obligar por la faceza á la nacion á

someterse à un órden de cosas sugerido ó prescrito de à fuera.»

«En prueba de la esactitud de esta opinion, Sr. Enrique Wellesley hizo saber la alarma producida en Madrid à causa de la musion provectada de Mr. de Latourda-Pin: el daño, que segun la opinion de todos los ministros estrangeros residentes en aquella capital, haria ella à los intereses y à la seguridad del rey; los gestiones que el rey meditaba para impedir que el ministro frances continuira su vioge, enando se recibió de Paris la noticia de que se habin desistido de la mision. Así en todo caso, y hasta que alguna autoridad central se establezca en Espiña, toda idea de influir en sus consejos parece absolutamente imprecticable, y no deber conducir á otro resultado que el de comprometer al rey ó á los aliados, ó quizas á uno y etros. El estado actual ile la Espiña aumenta sin duda considerablemente la agitacion politica de la Europa; pero es menester, sin embargo, confeste que no hay porcion alguna de igual tamaño en Europa, donde semejante revolucion pudiese sueeder amenurando tan poco los otros Estados con aquel peligro directo e inminente, que ha sido siempre considerado, à lo menos en Inglaterra, como el solo que justifica una intervencion esterior. »

«Si, pues, no nos ballamos en el caso que justifique la intervencion, si conocemos que no tenemos al presente el derreho o los medios de intervenir eficazmente a la fuerza, si el aparato de esta intervencion debe mas bien irritar que intimidar, y si hemos esperimentado va que todo gobierno español, bien se componga del rey, o bien de las Cortes, está siempre muy poco dispuesto à escuchar consejos estrangeros, ¿no es a lo menos prudente detenernos antes de tomar una actitud, que pareceria comprometernos à los ojos de la Europa para una conducta decisiva? Autes de empeñarnos en un tal negocio, no será necesario a lo menos saher con alguna precision lo que realmente queremos hacer? Este sistema de pofitica mo lerada y circunspecta, tan conveniente à la ocasion y à la posicion critica en que el rey se encuentra personalmente colocado, no nos sujetara de ningun británico desaprobaba altamente el modo y las circunstancias con que se habia verificado la revolucion de Nápoles», y aunque negándose á intervenir en ella, concluia con que

modo, si alguna vez es menester obrar. No olstante, las potencias aliadas padem, como Estalos indep-málintes, escitar por medio de sus reputivas legaciones en Ma Irid, un temor artud ible de las consecuencias, que podrían resultar de toda violencia hecha á la pressua ó la familia del rey, ó de toda medida hostif contra los. Estados portugueses en Europas, que la Inglaterra por un tratado especial

está ligada á proteger.

Sigue encarecicu lo la pru lencia que es precisa sun para esta insinuacion; advirtiendo que aun enaudo los sentimientos de los aliados sean los mismos, no conviene que se espresen por un solo órgano comun; y amonestando á los soberanos aliados que se hallen mur alerta sobre el peligro que á los gobiernos ecsistentes y á la salud de otros Estados pueden tracr los principios y las esperiencias, que en algunos pueblos de Europa se ensayan con el objeto dificil de reformar la administración por sistemas representativos. Pero, «por mas terrible que sea el ejemplo que nos ofrece la España, de un ejército en rebelion, y de un monarca que presta juramento à una Constitucion, que apenas contiene en su forma la aporiencia ile una monarquia, no hay lugar de creer que la Europa sea prontamente mesta en riesgo por los ejéreitos espiñoles. » Concluye, por último, repitiendo que la Inglaterra, à quieu se encontrura siempre en su puesto, cuaudo un pe igro real amenace la Europa, no juzga hillarse en el easo de obrar por meros principios de precaucion abstractos y especulativos; y que à esto tampoco puede obligarla una alianza que tuvo otro objeto muy diferente, eval fué conquistar y sacar del poder de la Francia una parte del continente europeo, tomando luego bajo su protección el estado de cusas, tal como fué arreglado por la paz, coo enyo solo obieto habia sido soncionada la alianzo por el Parlamento-

Observase, pues, bien patentemente en esta nota: 1. 0, que dándose en ella una mala idea de la Constitucion esp ñola y del modo con que habia sido restablecida, y una falsa relacion del estado de cosas en España por el mes de abril ale 1820, no podia predisponer snucho à los soberanos de la Sonta Alianza en favor del nuevo regimen de la nacion española: 2.º, que espaniendo los peligros de varios generos y dificultades de la intervencion , aconsejaba no precipit er un paso de esta naturaleza, lo cu l puede servir de esplicacion hasta de como llegó a reportane aparentemente la primera ira del emperador Alejandro, y de como la Francia no volvió à pensar en iguales misiones à la de Latour-du-Pin: 3. °, que sugiriendo el plan de medios indirectos que practicasen los embajadores estrangeros en Madrid, tuvieron estos señolado el derrotero que siguieron el 7 de julio de 1822, ique era una especie de intervencion indirecta, y tuvieron llamada asimismo la atencion hácia toda clase de medios indirectos à que sucesivamente se fué recurriendo: 4.º, que lo propio sucedió con respecto á que desde Verona los soberanos aliados no hablasen a la España por un organo comun, sino separadamente cada uno ile por si, aunque en union de principios, de provectos, de fuerzas y de aucsilios: 5. °, que por mas que la nota presentase à la España como no ofreciendo riesgo entinees, tambien presentaba el que los gobiernos ecsistentes y la salad de otros estados debian temer del ensayo, que en algunas meiones se hacia de reformar su administración por sistemas representativos: 6.º, que junta esta adverteneia à la Santa Alianza, con el reconocimiento del derecho de intervenciou cuando la revolucion de un Estado amenazaba la tranquilidad de otro, ni toda la Santa Alianza, ni especialmente la Francia podian apriceer mas para justificar su interwencion en los principios mismos de la nota de Inglaterra, como sucedió despues.

ese tuviese bien claramente entendido, que ningun gobierno podia estar mas dispuesto que el gobierno ingles á mantener el derecho de todo Estado ó Estados á intervenir, cuando su seguridad inmediata ó sus intereses esenciales esten seriamente comprometidos por los negocios domésticos de otro Estado; ..... que el gobierno ingles hacia justicia á la pureza de intenciones, que sin duda habia animado á los soberanos aliados en la adopcion del curso y providencias que habian tomado; y que la diferencia de sentimientos que mediaba en tal objeto entre ellos y el gabinete británico, no podia de modo alguno alterar la cordialidad y buena armonia de la alianza relativamente á todo otro objeto, ni disminuir su celo en la ejecucion completa de todos los empeños ecsistentes. » Esta fué la nota remitida tambien á Canning y Stuart á Troppau, que estuvo en gran reserva hasta que se adquirió noticia de ella por el estrangero, y de la cual dijo el lord Holland en la Cámara de los Pares, que animaba á los aliados, y que no solo probaba parcialidad, sino connivencia con ellos, Finalmente así como Castlereagh, tuvo pronto el navío Venganza para llevar al rey de Nápoles á Liorna, así tambien declaró en el Parlamento, que la Inglaterra tomaria una parte activa en la guerra, si dicho monarca ó su familia corriesen algun riesgo en sus vidas.

Hasta aquí la política del gabinete británico habia caminado perfectamente de acuerdo, mas 6 menos descarada ó solapadamente, con la de los soberanos de la Santa Alianza, á cuyos principios, ya que no á la alianza misma dijo Castlereagh, en pliego que el 6 de octubre de 1815 dirigió al emperador de Rusia, que el gobierno ingles se adheria. Pero el disgusto que de tal política se advertia en el pueblo ingles contra el ministerio, y que tan repetidamente se habia manifestado en los muchos insultos sufridos por Castlereagh en la calle y en su casa, en las reuniones de Birmigham, Smithfield, Stockport, Manchester, Norwich, York y Londres, en el ataque contra la vida del principe regente cuando en 1820 ilha á la apertura del Parlamento, y sobre todo en agosto de 1821 con motivo de la muerte de la reina, no permitia al gobierno de-

cidirse a mostrar públicamente haber abrazado los principios de la legitimidad, contrarios á los que legitiman la Constitucion y los fueros y libertades inglesas (1), y el derecho de la casa reinante al trono. Estorbábaselo tambien la prevision de lo que muy en breve tendria que hacer, ó se proponia ya hacer con respecto á la Grecia y á la América del Sud, en lo cual verdaderamente el gabinete ingles reconociendo gobiernos formados por la rebelion y la fuerza abierta, ha sido mas consecuente siquiera que las potencias de la Santa Alianza. Por lo tanto, «ya en el congreso de Laybach, dice el historiador del reinado de Luis XVIII, el gabinete británico dejó percibir una especie de tergiversacion en la franca profesion del símbolo monárquico, bajo el cual acababan de estrechar nuevamente su alianza los soberanos. Sin negar positivamente la doctrina de que la omnipotencia legislativa no tiene otro origen legitimo sino la iniciativa real, la Inglaterra rehusó firmar el formulario en Laybach (2). » En estas meras diferencias formularias, pues, y en las causas que obligaban al gabinete ingles á salvar ciertas apariencias, se encontrará la razon del por qué, acto contínuo de destruidas las revoluciones de Napoles y del Piamonte, no se acometió tambien la contrarevolucion de España. La Santa Alianza recelando que los embarazos que el gabinete británico esperimentaba para acompañarla en la pública profesion de sus doctrinas politicas, la precisasen tal vez á contrariarla de algun modo de hecho, crevo deber dejar trascurrir algun tiempo, dando lugar para asegurarse de que la Inglaterra no se opondria á sus proyectos hostiles contra la España, y para asegurarse tambien de que estos tendrian cumplido efecto.

(2) Barbet du Bertrand, tomo. 2, cape 1. . . . . .

<sup>(1)</sup> Este es una nueva y may satisfactoria praeba de que nueca debe confundirse el gabinete británico con la macion inglesa, como igualmente inecele con trodos los gobiernos y paeblos. Ningun amanto de la justicia puede negar a los ingieses, que entre ellos se encuentran feliamente hombres de los mas estimables del mundo; y mi almas se complose en publicarlo, y aseguare haberto esperiamentado asi.

## CAPITULO IX.

'Acuerdo del proceder del gobierno ingles y de la Santa Alianza durante el ministerio del citado Castlereagh.

Al intento de no aventurar la Santa Alianza paso alguno en sus proyectos hostiles contra la España, y de caminar con el detenimiento y prudencia que veia convenirle segun la nota de Castlereagh, procuró inmediatamente ganarse cuantos periódicos y escritores pudo, para que estrepitosamente desacreditasen la revolucion y las instituciones de España; y la Francia sel encargó de minarlas por otros medios. La fiebre amarilla, que en algunos pueblos de España se sintió el año 1821, dió ocasion ó pretesto á la aprocsimación de tropas francesas hácia la frontera, y aun cuando se aseguró que solo la malevolencia podia atribuirles otro objeto que el de un cordon sanitario (1), se convirtieron luego en cjército de observacion, y por ultimo en ejército de operaciones. Mientras fueron solo cordon sanitario y ejército de observacion, estuvieron fomentando la insurreccion de las provincias limitrofes; en esta insurreccion y en lo demas conecsionado con ella se gastarou los 34 millones de francos, que la España se obligo en 1824 á reintegrar á la Francia, y que fueron el preladio de los demas gastos de la guerra hasta los 207 millones. acerca de los cuales dijo Villele : ntodas las investigaciosnes mas severas y la mas escrupulosa pesquisa no darán otro resultado, sino el de que si la campaña de España ha costado mas de los cien millones que se pidieron para ella, no es en tal ó cual circunstancia particular donde debe buscarse la causa. Esta causa se reduce á que una guerra semejante no podia hacerse felizmente sino por medios estraordinarios. Era preciso sacrificar dinero para

<sup>[ 1 ]</sup> Discurso de Luis XVIII á las Cámaras, en 5 de junio de 1822.

economizar hombres; era preciso saerificar dinero para acelerar los sucesos.» Así se tué preparando la guerra contra la España desde 1821, y muy particularmente desde principios de 1822, mucho autes del discurso de Luis XVIII de 5 de junio de este último año; y mucho antes del congreso de Verona (1).

Cuando Villele hablaba en la Cámara de diputados el 28 de abril de 1825 en los términos que hemos copiado. y cuando en sus cuentas presentaba la partida de doce millones de francos suministrados á los realistas españoles para armamento, vestuario y demas necesario antes de la invasion, no sé yo si tendria presente lo que el 30 de abril de 1823 habia dicho su compañero Montmorency enla Cámara de los Pares. Contradiciendo la ignorancia que el gobierno ingles alegaba, del lugar que en Verona debian ocupar los negocios de España y de los agravios que esta hubiese hecho á la Francia, aseguró Montmorency, que el gobierno frances jamas habia dejado ignorar al gobierno ingles los justos motivos de quejas é inquietudes que le llegaban de los Pirineos, ni tampoco le habia dejado ignorar, que el gobierno frances « habia desmentido por esplicaciones positivas los rumores muchas veces renovados, de maquinaciones secretas, que de parte de la Franeia hubiesen tenido por objeto escitar y asoldar los realistas españeles. El gobierno frances que en esto, como en todo, añadió Montmorency, ha dado pruebas de franqueza y de lealtad, tenia derecho de ser creido de sus aliados, y ha debido maravillarse de que últimamente el lord Liverpool haya dado á semejantes rumores una especie de asentimiento tácito.»

Los justos motivos de quejas é inquietudes, ó séanse los agravios que Montmorency alegó haber la Francia recibi-

<sup>[13]</sup> La fragens Velor Marians fui apressal a y llevada à la Martinica por est mes de fabrero de 182a. El ministro duque de Belluco en justificacion de su conducta, eleró tambien hasta el año 1821 la fecha de los preprantiros de la guerra. Pero las avarias discusiones que sobre el apresamiento de la Velor Marians de han versolo en la Cámara de Diputados de Francia, muestran mejor que mada se han versolo en la Cámara de Diputados de Francia, muestran mejor que mada escontejó.

do de la España, estaban reducidos á incursiones que decia haber hecho los españoles en territorio frances, y á medios de sublevaciones que para con la Francia habian usado. Mas va que Villele con cuentas y recaudos justificativos llego á acreditar á lord Liverpool la razon que le habia asistido para dar algo mas que asentimiento tácito a los rumores, cuya esactitud negaba Montmorency, invocando en favor de su palabra la franqueza del gobierno frances en todo, y el derecho que tenia para ser creido de sus aliados (sin duda porque estos no debian suponer que tratára de engañarlos), no creo que llevará á mal el mismo Montmorency, que yo me atreva á decirle que jamas los españoles constitucionales habrian pisado el territorio frances, sino hubiese sido teniendo que perseguir ó escarmentar las provocaciones de los llamados realistas españoles, abrigados, pagados y sostenidos por la Francia en sus incursiones y en sus derrotas en España. Ni tampoco deberá llevar á mal que yo le añada, que el gobierno y las Córtes españolas de nada estuvieron siempre mas distantes, que de intentar medios de sublevacion en Francia. Si de ello quiere tener una prueba tan perentoria, como de la realidad de los rumores que él desmentia, no tiene sino ver la oposicion que el gobierno y las Córtes mostraron siempre hasta á recibir estrangeros en su servicio. Y si á esta prueba quisiese aun agregar otra corroboracion de mucho peso, en Paris tiene persona de quien adquirirla; en Paris tiene un general frances, que el año 1824 imprimió en Londres cargos terribles contra el gobierno y las Córtes españolas, por no haberse prestado nunca á un proyecto, de que, segun su autor, dependia la salvacion de la España. Este proyecto era el de una legion estrangera, que dicho general se proponia formar y mandar para que maniobrase en las faldas del Pirineo. Y si Montmorency no llevase á mal mi atrevimiento en lo que acabo de decir, creo que todavía llevará menos á mal, que omita indicar siquiera la contestacion que pudiera darse á lo que él profirió en órden á que, « los sucesos de julio (de 1822) acreditaron incontrastablemente la cautividad del señor don Fernando VII, los peligros de su

real familia, y la guerra civil en muchas provincias, y opitaron su último apoyo á los votos y á las esperanzas de la moderacion.»

El congreso de Verona se reunió el 19 de octubre de 1822, y se disolvió el 14 de diciembre inmediato. Conindicar solamente esta corta duración del congreso, y que el presidente de las conferencias fué Meternich (1), estoes, el hombre que en junio de 1820 escribia al baron de Berstett, primer ministro del gran duque de Baden, « que todo orden legalmente establecido contenia en si el principio de un mejor sistema, á menos que no fuese obra de la arbitrariedad y de un ciego fanatismo, como la Constitucion de las Cortes de 1812, » y el alma de aquella política austriaca, que uno de los mayores partidarios de la legitimidad no ha dudado llamar púnica (2), que no sé yo como llamarán los partidarios de Napoleon, y de la que lord Holland aseguró que era necesario hacerle la justicia de su eterna consecuencia en no haber jamas dicho ni hecho nada liberal, creo que está suficientemente enunciado, que el tal congreso de Verona no era mas que otro mero formulario para convenir únicamente el modo de estender y ejecutar lo que ya estaba anteriormente resuelto. Si cuando de Pradt estrañaba, que los principes quisieran incomodarse en viajar á los congresos, para determinar en ellos lo que ya anteriormente tenian determinado, hubiese tenido presente lo que en la materia habia enseñado el diplómata Castlereagh, no se habria parado tanto en que los congresos sirviesen mas bien para ejecutar un proyecto ya decidido, que para formar un sistema de política en circunstancias difíciles y delicadas. Restaba, sin embargo, acabar de sondear las verdaderas actuales intenciones del gabinete británico, y esto lo hizo la Francia proponiendo teoremas políticos, ó mas bien metafísicos é insidiosos sobre los casos en que deberia hacerse la guerra á la España, cuales eran, si esta la declarase á la Francia,

Barbet du Bertrand, tomo 2, cap. 9.
 Conde de Vauban, Memorias para la historia de la guerra de la Vendee.

procurase estender sus doctrinas, o amenazase de algun riesgo contra las personas de la familia real, ó de mudanza de dinastía. Luego que por las respuestas de Welligton lograron los soberanos aliados el verdadero objeto del Congreso, que era esplorar al gabinete británico, y averiguaron que este se reduciria á vanas protestas contra un derecho de intervencion que tenia esplicitamente reconocido, «cuando la seguridad inmediata ó los intereses esenciales de un Estado esten seriamente comprometidos por los negocios interiores de otro», ó séase por un peligro directo é inminente; y que su indiferencia á lo menos, respecto á los negocios de España llegaba hasta ni aun guerer ser mediador, cuando pudiera serlo útilmente, va no se trató sino de acordar los aucsilios que habian de darse á la Francia, como esta lo propuso, para que todos los soberanos aliados procediesen uniformes en las medidas que la Francia tomase con respecto á la salida de embajadores de Madrid, y á la guerra de intervencion. En seguida, convenidos de absoluta conformidad estos puntos, los soberanos aliados usaron inmediatamente del claro idioma, con que en su documento de 14 de diciembre de 1822, dando cuenta de sus miras y tareas, hablaron de la España. «Si alguna vez, dijeron, en el seno de la civilizacion se ha levantado una potencia enemiga de los principios conservadores, enemiga sobre todo de los que son la basa de la union europea, esta potencia es la España en su desorganizacion actual.... Así que los monarcas aliados no creerian haber llenado su noble objeto, á no arrancar de las manos de los fautores de tan odiosas tramas las armas que ellos podrian convertir contra la tranquilidad del mundo. » Al mismo tiempo, segun tambien resulta de dicho documento, espidieron orden terminante, y no condicional de modo alguno, á sus embajadores para que saliesen de España, cosa que debe tenerse muy presente para no atribuir esta salida á la contestacion del gobierno español á las notas de los soberanos de la Santa Alianza. los cuales todavía añadieron en el citado documento, «que cualesquiera que fuesen las resultas de la órden dada á sus embajadores, los soberanos habrian probado á la Europa, que nada podia hacerlos retroceder de una determinacion sancionada por su intima conviccion.»

De las notas de los soberanos aliados y de su contestacion, por ser bien conocidas generalmente, no juzgo deher decir mas, sino que así como antes de las notas no se insinuó por nadie ni una sola palabra siguiera á la España sobre reforma de su Constitucion, así tambien el tenor mismo de las notas ponia bien de bulto, que con ellas á lo que se aspiraba únicamente era á imposibilitar toda conciliacion. En insultos, vituperios y provocaciones, que era á lo que las notas se reducian, no creo que nadie verá jamas el conveniente principio de concesiones ó transaciones amistosas; principio, repito, porque quiero que ya que en documentos oficiales se ha dicho lo contrario con insigne falsedad, quede bien grabado en la memoria de todos, que antes de dichas notas ninguna formal proposiciou, ni aun la mas leve indicacion oficial, directa ó indirecta, habia recibido el gobierno español, en que se le hablase de vicios de sus instituciones políticas, pidiéndole que las corrigiese (1). Todavía por si á pesar del tenor descomedido de las notas, el gobierno español pudiera doblegarse al aparato de la fuerza, se cuidó con todo estudio precaver este accidente. La manera fué no entregar las notas al gobierno español, hasta tres ó cuatro dias despues que la de Francia corrió impresa en el Monitor de 27 de diciembre. ¿Se vió jamás en diplomacia un proceder semejante? ¿Era tal el modo de entablar y conducir el negocio á punto de una transacion? No es evidente de suyo, que lo que se intentó fué irritar desde luego al pueblo español, para que el gobierno y las Córtes tuviesen las manos atadas, aun cuando se hubiesen hallado en disposicion de entrar en algun acomodamiento? Y esto mismo, que era precisamente lo que se buscaba ; no fué lo que sucedió? ¿ No se escitó al momento en Madrid un

<sup>[1]</sup> En la proclama que las Córtes, apenas reunidas en Sevilla, dirigieron à la nacion, espresamente decian: asqui aguardaremos sin temor las proposiciones que jamas se han hecho, y que solo se ha fingido haberlas hecho para seducir á débiles é imprudentes »

clamor general contra el gobierno, y aun no llegó á sospecharse de su buena fé, porque no daba cuenta á las Córtes de unas notas, que todos se resistian á creer que dejasen de estar en su poder, cuando una de ellas, que se referia á las otras, habia ya sido publicada en un periódico? Hay alguna persona, no solo de las que á la sazon se hallaban en Madrid, sino aun en toda España, que no pueda testificar estos hechos? Y si estos hechos son incontestables, ellos probarán al mismo tiempo dos cosas. Primera, la imposibilidad en que el gobierno español se vió de ganar tiempo despues de las notas en contestaciones diplomáticas, bien fuese para venir á parar en una transacion honrosa, ó bien para prepararse á la guerra. Los que han querido hacerle un cargo de no haber ganado así tiempo, preciso es que se desentiendan de los hechos, ó que supongan que el alcance del gobierno español fuese mas limitado que el del comun de los hombres, mediante á que sino, no podia dejar de ocurrirle un pensamiento, que á nadie de mediana capacidad dejaria de ocurrir en iguales circunstancias. El cargo para el ministerio de aquel tiempo, que ciertamente no correspondió á las grandes esperanzas que infundió su nombramiento, será en mi concepto, el no estar ya preparado para la guerra cuando recibió las notas, ó el no haberse preparado despues de ellas tan activamente como debiera. Si esto procedió de suya ó de agena falta, eso seria menester oirselo, y eso no puedo yo juzgarlo ahora.

La segunda cosa que probarán los hechos de que voy hablando, es que la resolucion del gobierno y de las Córtes españolas con motivo de las notas, fué una resolucion nacional, propia de todo el que abrigaba en su pecho sentimientos de honor y de civismo (1). Ella fué conforme al

<sup>(1)</sup> En el Diario de los Debates de 25 de junio de 1830 ha dicho Chatembriand, apor las noticias de mestros diplomáticos en el estrangero podrá el ministerio framece instruir à la subdiaria del vya, de la inquista con que la Europa mira mestra situacion actual. Esta es la única intervencion que en emertras cosas concederamos al estrangero; porque si el Austria do la Inglacerta envisene à Mr. Polignae una nota sobre su permiciena subministracion. Mr. de Polignae deberia romperle si na hacer caso de ella; mediante e que el voto de la mediante de production de la mediante de que el voto de la mediante de que el voto de la mediante de la mediante de precio de mediante de la mediante de que el voto de la mediante de precional de la mediante del mediante de la mediante de la mediante del mediante de la mediante del median

voto que desde la lectura de las notas se pronunció en el pueblo antes de la contestacion del gobierno y de las Córtes. Las infinitas esposiciones, absolutamente espontâneas y sin amaño alguno de ningun género, que despues recibieron el gobierno y las Córtes, coincidian todas en idéntico voto. Estas esposiciones no eran en verdad generalmente. si bien muchas lo fueron, de gentes de la faccion interesada, ó de la cáfila gregaria y baldía de que se formó la masa contrarevolucionaria. Pero lo fueron de aquella clase media, depósito de ilustracion y probidad, que es la que en todos los pueblos del mundo constituye la opinion nacional, y que desgraciadamente por la estancacion de propiedades en pocas manos, y la falta de industria y de comercio, procedentes de causas no imputables á la nacion española, es en ella respectivamente menor que en otras partes. «La guerra que se observa ahora entre los españoles, decia lord Liverpool el 14 de abril de 1823, es de celesiásticos y proletarios de una parte, y de propietarios y negociantes de otra, no siendo dudoso eual es aquella donde se halla el fanatismo religioso, y cual la que tiene en sí las luces.» Punto es este, que no debiera olvidarse en las diatribas que á los constitucionales se han hecho sobre que la mayoría de la nacion era contraria á ellos. Y punto es este, que todavía debe menos olvidarse para juzgar de esas aclamaciones de alegría, con que se ha dieho que la nacion española recibió al principe frances, que despues de largos infortunios recibió del cielo la mision de terminar las convulsiones de la península (1). Como por desgracia suya los ministros franceses se han

Francis es no admitir nunca intervencion estrangera, aun cuando fuese esta para durla sosiego y libertad.»

<sup>(1)</sup> Girecta de Bayona de 31 de julio de 1820. El intimo trato que sin dada los asectieros y bienavantandos eclitores de exa gaeten mantienen con la divinidad, les debe de poner en extado de penetrar lo que el cielo repute à eada eada, y lo que porsa en los consones de todos. Así no ce servindo que sapienes, que la reimo de España tenia na espéria ecletical, que fici elevada al cielo por habitante de consone de todos. De la marle de tedos aut comitos no habitante de composito que no esta tierra mandre de tedos aut comitos no habitante noto especial que nos este desta ficial de la marjo y 3 de julio y de agosto de 1699. No habita sido malo poner à primeza.

estado contradiciendo en lo que fueron hablando relativamente á la guerra de España, tenemos datos seguros para juzgar de algunas de sus esenciales aserciones, y por consiguiente del sistema de la política del gobierno frances acerca de la intervencion. En 1828 llegó à Villele su turno de ser desmentido por La-Ferronays en una cosa que Villele aseguró en 1823, así como hemos visto que Villele en 1825 desmintió tambien otra cosa que en 1823 habia dicho Montmorency. Negando La-Ferronays que jamás á la Francia se la habia puesto en la alternativa que pretendió hacer creer Villele, ó de pelear por la revolucion española en las fronteras del Norte, ó de hacer la guerra á esta revolucion en España, no nos ha ofrecido ciertamente un problema de muy difícil resolucion en órden á lo que haya de merecer nuestro asenso. Aun cuando cualquiera de las dos aserciones de Villele ó de La-Ferronays que fuese cierta, no probaria sino que la Francia ó por temor y mandato de las potencias del Norte, ó por propia determinacion hubo de estar siempre decidida invariablemente á la guerra, todavía la asercion de La-Ferronavs tiene á su favor todas las razones de crédito. La-Ferronays fué uno de los enviados del gobierno frances al congreso de Verona, y por lo tanto debe suponérsele bien enterado de todo lo que alli pasó. Lo que él resiere, se halla conforme á el haber sido la Francia quien envió á Montmoreucy á Viena á poco de los sucesos de Madrid en julio, y para que con la relacion de ellos á su modo provocára el congreso, quien introdujo primero en el congreso de Verona la cuestion de la guerra, quien nunca la perdió de vista, quien la trató con gran calor y la presentó bajo diferentes fases, quien se estuvo disponiendo para las hostilidades aun antes de ir Montmorency á Viena, quien en fin logró llevarlas á cabo, si bien en todo ello no tuvo mucho que trabajar con los otros soberanos de la Santa Alianza, que ya de antemano estaban de acuerdo con la Francia. Montinorency, segun Canning (1) habia puesto todo empeño en que la cues-

<sup>(1)</sup> Discurso de 28 de abril de 1823.

tion de la paz ó de la guerra se mirase como una cuestion europea. « Despues de la salida de Montmorency del ministerio frances, el ministerio ingles. fué un momento engañado, por el ministerio frances, en cuanto á que el ministerio ingles creyó que habria tambien un cambio en el modo de considerar dicha cuestion. Pero, el único cambio, notado fué que, en vez de tratarse la cuestion como Montmorency queria, chateaubriand la trataba como cuestion puramente francesa, sin embargo de que procurando luego hacer una especie de compromiso, la habia por último calificado de cuestion enteramente europea y enteramente francesa, espresion que tenemos alguna dificultad de comprender aquí (en Inglaterra), donde lo que sabemos sona las rancias reglas de la antigua dialéctica.»

Aun la Rusia en el documento diplomático que publicó en 12 de junio de 1823, desenvolviendo los principios generales que habian guiado á todos los soberanos de la Santa Alianza para la guerra de España, y complacióndose en sus resultados, espuso el motivo y el interes particular que ademas el gobierno frances tuvo para dicha guerra. "La Francia, dijo, era en 1822 un volcan, sobre el cual caminábamos temblando..... Acreditaba diariamente la esperiencia hallarse esparcidos en Francia elementos de revolucion, no solo entre los ciudadanos, sino en el mismo ciército, que debiera ser el verdadero sosten del trono, y la salvaguardia de la nacion francesa. ¿ Qué habia, pues, que hacer? Estaba reducido el problema á servirse de una nacion que no estaba todavía tranquila, para obligar á otra, y con ella á la Europa entera á un sosiego de completa solidez.» La cuestion, señores, decia Chateaubriand el 30 de abril de 1823, nunca ha sido para mosotros el saber lo que ibamos á ganar tomando las armas, sino lo que ibamos á perder no tomándolas : dependia de ello nuestra ecsistencia; tratabase de la revolucion que arrojada de Francia por la legitimidad, queria volver á entrar á la fuerza.» En su despacho á Canning, de 23 de febrero anterior, dejó ya sentado « que una revolueion que parecia haber tomado por modelo aquella, cuyos; vestigios no estaban aun borrados, despertaba y removia en el seno de la Francía un tropel de pasiones y memorias. Todavía la absoluta decision y la verdadera causa del gobierno frances para la guerra, las ha acabado de descubrir palpablemente en 1828 uno de los ministros, cuando en la Cámara de Diputados ha dicho, que en iguales circunstancias á las del año de 1823 volveria á proponer que se hiciese de nuevo la guerra á la España, porque del mal nunca puede resultar el bien, ni el órden puede venir jamas de la rebelion, y porque no es mas licito insurreccionarse contra un rey legitimo que otorga man carta, que contra un rey legitimo que la rehusa (1).

Como quiera, meneter será tambien á mestra vez analizar de que males y desórdense hablas Hyde de Neuville, aventundo por hasa, que ni repatamos admisible en los hombres de medianas laces y hacua fé, la obediencia pasiva hácia principar legitiono que concelso no ineguera, aquanlen ó violer mistatecionar segulares, ni pueden estimarse dulas por soldados en rebellon ha que farron dietagaleres, ni pueden estimarse dulas por soldados en rebellon ha que farron dietagaleres, ni pueden estimarse dulas por soldados en rebellon ha que farron dietagaleres, no penden esta contrarestada ha violencia de la rebellon de los roldados en 1814. Ento supuesto jele qué males y desérilenes, pregunto, habla Hyde de Neuville? ¿ De la revolucion con que se tattó de liniuste

<sup>(1)</sup> Por una equivocacion que debemos enmendar, atribuimos en la primera edicion este aserto à Mr. de Martiguae, enviado que fué del gobierno frances cerca de la regencia de Madrid, establecida por el duque de Angulema. No fué Mr. de Martignac , sino el ministro de marina Hyde de Neuville, quien respondiendo en 23 de junio de 1828 af grneral Laffayete, que habia dicho que mientras los pueblos mas adelantan, mas los gobiernos retroceden, y que la guerra de España habia sido culpable y desgraciada, se espreso en estas literales palabras. e El orador que acaba de bajor de la tribuna ha dicho que mientros los pueblos mas adelantan, mas los gobiernos retroceden. Me parece, señores, que en la tribuna de Francia no es donde debiera oirse este lenguage; por que el gobierno frances desde la restauración no ha mostrado tendencia à retrogradar. A la restauracion, al gobierno de los Borbones es à lo que debemos la libertad y los bienes de que gozamos.... Ila calificado de culpible y desgraciada la guerra de España. Puede cada cual tener su opinion sobre aquella espedicion; pero no debe olvidarse que ella fue dispuesta por el rey de Francia, que ella ha cubierto de gloria à un Borbon, que ella liberto à un Borbon. Permitasenos decirlo, pues parece que se ha olvidado. Esto sobre todo nos es permitido a los que en aquella época declaramos en la tribuna, que si soldados se sublevasen para hacer triunfar el Evangelio, seria menester armarse contra ellos, porque del mal nunca puede resultar el bien, ni el orden puede provenir jumas de la rebelion. Nosotros aun emitimos hoy la misma opinion, y pensamos que no es mas licito insurreceionarse contra un rey legitimo que otorga un: Carta, que contra un rey legitimo que la rehusa. Creemos de nuestro deber el presentaros estas reflecsiones fin de que se sepa que si hay aqui personas que condenan la espedicion de España, lus hay tambien, y vo pertenezco à este número, que la aprueban ; y declaro que propondria aun hacerla de nuevo, si el rey de España estuviese todavia prizionero.»

Así que lo cierto es, que después de allanadas las difecultades, y de disipadas las sospechas que podian recelarse
de parte de la Inglaterra, ya el único punto que hubo de
ventilarse entre la Santa Alianza en Verona, no fué el de
si habia ó no de hacerse la guerra á la revolucion de España, puesto que toda la Santa Alianza se hallaba previamente convenida en el úrrevocable acuerdo de que se hiciese, sino el de quien fuese el que hubiera de romper las
hostilidades. «El emperador Alejandro, nos ha dicho una
confidente y panegirista de el, descaba que los rusos fuesen á la guerra de España, pero razones particulares en
contemplacion del gohierno frances lo disuadieron, viniendo á cortar esta cuestion Luis XVIII con su sabiduria
ordinaria, haciéndose cargo de emprender y sostener la
guerra (1).» Sin embargo la Rusia envió como de vigi-

Gouffier, cap. 25.

el poder absoluto de los reves de España? Los motivos que los españoles tenian para la reforma de sus instituciones viciosas, los encontró sumamente justos y finadades Cauning, segun su discurso de 14 de abril de 1823; y claro es, que sin revolucion no cabia corregir instituciones, cuyo mayor vicio era el poder absoluto de quienes ni querian desprenderse, ni hacian buen uso de él. De violencias cometidas en la revalucian misma? Ann el lord Liverpool no pudo negar el 5 de febrero del mismo año á la revolucion española el testimonio, de que «el proceder de los que la habian dirigido, estaba menos manchado de erimenes y violencies, que el de ningunos otros que intervinieron en enantas revoluciones habian o uriido lasta entonces. » De los disturbios y guerra civil entre los espa-fioles? Esto se esperimentala en las provincias frosterizas, donde la mano estrafia lo producia; en lo interior del r-imo casi mada habia, y aun esto no lo habria habido sin el ejemplo y el estimulo de la que en las provincias fronterizas sucedia. De malversaciones de los fondos públicos? Por mas jacobinos que gratuitamente se suponga à los que los manejaron en Espiña durante la revolucion, si se esceptua un antigno cónsul a quien se dejó en empleo y se alzó eon un depósito hasta encontrar un gobierno cualquiera que le aprobase sus cuentas, nadie habra que deie de hacer generalmente à los demas la trisma justicia siquiera, que un gran partidario de la legitimidad. Bertrand Molleville, ministro de Luis XVI, hizo à los que manejaron los negocios públicos de Francia durante la Couvencion. 4 saber, que eran puros y desinteres dos. Comparaciones padrán bacerse de la honrosa pobreza con que boy viven dentro ó fuera de España los mas de los altos flucionarios durante el régimen constitucional, con los enormes caudales acumulados despues de la restauración del señor don Fernando VII por muchos de los sustentáculos de su poder absoluto, que andaban antes mendiganilo ó petardeaudo. Y para mí á lo menos, es un acsiomo que hombre puro y desinteresado no puede dejar de tener grandes virtudes, así como el que ningunas ó pocas caben en el concusionario, venal ó depredador-[1] Memorias del emperador Alejandro, por la condesa de Choiseul-

lante á Paris, durante la guerra, al conde Pozzo di Borgo, quien tuvo siempre á su ayudante Bouterlin como delegado suyo en el ejército del duque de Angulema.

La súbita disolucion del congreso de Verona así que disparó el trueno de las notas, manifestó bien claramente que el congreso ho queria que se entablase con él ninguna ulterior correspondencia, mediante á reputar concluida su tarea, sentando el cánon de su principal, si no esclusiva ocupacion, que fué « destruir el principio y el origen de todas las insurrecciones en cualquier lugar, ó bajo cualquiera forma que ellas se presentasen (1).» Quedo, pues, con el encargo de seguir la correspondencia sobre este cánon la Francia únicamente, que como acabamos de ver, era la mas empeñada en la guerra. Ya es de inferir con tales antecedentes, cuales serian los pasos que para una conciliacion daria el gobierno frances. Recopilados se encuentran en el apéndice que á su memoria de 24 de abril de 1823, leida en las Cortes, puso el ministro S. Miguel, à saber, meras indicaciones vagas, indirectas, capciosas, cuyo fundamento era, que se declarase que la Constitucion era dada por el rey, del cual debia emanar como de su fuente verdadera. Ahora bien, con solo indicar esta propuesta, hecha por un gobierno á quien el señor don Fernando VII habia estado comunicando sus sentimientos, que nurca han sido los de moderar libremente su poder absoluto por ninguna especie de constitucion, hay mas que sobrado para convencerse, de que

<sup>(1)</sup> Sentó la Sonta Alianza este cânon, hablando de la insurreccion de la Gereia, à la que calificó de tru viciosa y culpude como los de España é Italia, y de idéntico origen al de estra. Si lurgo algunos de los colormos de la Sonta Alianza, astendiendo al principio històrico que em tonte escritoria da sertado conde de Segur, de que la revisitoria de cuda Estado no ca mas que la seria esto de la Gereia de la Cercia de la Cercia de la Cercia, los verdadores medios de la Gereia de la Gereia, los verdadores medios de la luça ou estado no pueden ocarrecerse à nalie. Y si de til inconsecuencia se quiere deladori, que tambien pude ella tener lagar en España, y ocuvergo desde luço en esta, y en que babrian esbido transaciones, prestandose la España se en protegida como la Gereia. Solo est menester considerar si la España debid alguna vez, y cualcepaire aque fueren en estadores de la Cercia de l

el gobierno frances en sus comunicaciones sobre modificacion de instituciones de España solo se proponia dos obietos. El uno era fascinar á los liberales franceses, haciéndoles creer que deseaba evitar una guerra que se habia propuesto hacer á todo trance, echando la odiosidad de ella sobre los constitucionales españoles. El otro era entretener el tiempo que necesitaba para prepararse á la misma guerra, y para que el écsito de ella estuviese ya afianzado de antemano por los medios que había elegido para economizar hombres y acelerar los sucesos. Por si á las personas reflecsivas hubiese quedado alguna duda de este plan, no tendrán mas, para salir de ella, que ocurrir al discurso que el 28 de abril de 1825 pronunció Clermont - Tonerre ministro de la guerra. «En cuanto á la época en que se determinó la guerra, dijo, ya habeis visto en el informe de la comision de ecsámen, que desde los meses de mayo y junio de 1822 se estahan haciendo los preparativos para ella. Y en cuanto á la época de entrar en España, no podia ser otra sino aquella en que la revolucion hubiese llegado á hacerse bastante odiosa, para que nuestras tropas fuesen acogidas como lo han sido; una época en que la revolucion de España no pudiera, como la revolucion francesa dominar por el terror, y oponernos una mas viva resistencia.»

El temor de esto último, ó mas bien la feliz campaña de Mina contra los facciosos de Cataluña, y la actitud que iba tomando la nacion española para la guerra, hizo recelar al gobierno frances, que el dinero que habia empleado para economicar hombres y para acelerar los succesos, y del cual el general Foy dijo haberse en mucha parte distribuido en medios de corrupcion, no fuese dinero perdido, si retardaba la invasion hasta el punto que habia determinado primero. Y esto le hizo acelerarla, cortando repentinamente toda comunicacion con el gobierno español por la improvias salida del embajador frances de Madrid, segun lo acedidió la contrata, que en defecto de lo necesario para el ejército se vió el duque de Angulema precisado á ajastar con aquel Ouveard, de quien en la referida sesiona dijo el mismo general Foy, que no cejaba em

ningun género de empresas; con aquel Ouvrard que con voraz anbelo acudia desde Paris á las necesidades de la regencia de Urgel, y corria luego desalado á Verona para entenderse con la Santa Alianza, y desde Verona á Bayona para con su contrata recoger un copioso fruto de sus fatigas y servicios (1).

(1) Achaque parece endémico de nuestra era la comezon ó flujo de ser cada cual el cronista de sus procezas, y el fiel contraste de los subidos y acendrados emilates de su pública valía, para que la posteridad no se ande dando de calaboxadas en el escrutinio del aprecio de ellos. Este nebaque no podia menos de prender en un hombre de la complecsion de Querard, que por su bandos indole habia estado siempre prestando servicios á todos los gohiemos de Francia, incluso el de los cien dias y el de los dos restrutaciones,, y que por efecto de la injusticia general de ellos no sacó otra recompensa, segun el mismo dice, sino andar rodando de prision en prision, donde es va probable que vengan à acabar sus dias. De los lechos suyos que él mismo refiere en los tres tomos de Memorias, con que se ha dignado ilustrarnos, entresaearé únicamente aquellos mas saneados y preclaros en beneficio de la España, á la que «el dió vida y movimiento en 1804, y donde por aquel tiempo habia hecho con don Monuel Sixto Espinosa, contador de la consolidacion del eredito público, once segocios, el mesor de los cuales era de eineuenta y dos millones o

En la guerro que entre la Inglaterra y la Francia siguió à la poz de Amiena, la España se obligó á dar por su nentralidad un subsidio á la Francia de setenta y dos millones annales. Pretendia la Francia que de este subsidio le eran del idos treinta y dos millones de atraso y lo demas que correspondiese, baciendo la enenta del pogo hasta 14 de diciembre de 1804, no obstante que ya en 4 de octubre anterior los ingleses lobian, con el alevoso atoque de los cuatro fragatas, roto sus hostilidades contre la Espoña, como alisda de la Fenneia. Resistinse el gobierno español à la cuenta del gobierno frances, y pura ajustarla y activar el cobro de lo que se conviniese delado, comisiono Napoleon à G. J. Ouvrard. Llegado este à Madrid en setiembre de dieho año de 18.4 nada omitió para el buen desempeño de su enenrgo, y con tal objeto se dedicó a captarse la voluntad del principe de la Paz, sinsinuandole que al buen cesito de su comision estaba ligado el credito y el futuro engrandecimiento del mismo principe de la Paz. Sabia Ouvrard que este ambicionaba una soliciania en los frontenes del Portugal, y por eso le hizo entender que precisamente era una de las personas que Bonaparte queria hacer reres.... Sobre la basa del comercio esclusivo de las Americas celebro Ouvrard una sociedad mercantil con Cáclos IV bajo la firma de Ouvrard y compañía, con el fin de introducir en las Américas, durante la guerra, toda especie de merenderios y estraer toda especie de frutos, inclusos los metales preciosos que luego posserian à Francia.... Al año signiente obtuvo además Ouvrard las minas de plomo y azogues de Espiña, al precio medio de los diez mos últimos, y la provision de tabacos..... Consiguientemente à la sociedad mercantil se entregaron desde luego à Ouvrard, único gerente de ella, quinientes permisos para introducciones en América sin designacion de barco, sirado así que todo el influjo de Luciano Bonaparte, cuando era embajador de Francia en Madrid, no pudo conseguir sino dos permisos semejantes, los cuales vendió en Hamburgo por mas de quinientos mil francos ..... Napoleon anuló en adelante la sociedad mercantil, diciendo à Ouvrard que con ella habia degradado la magestad real, pero no por Visto es, pues, por lo que llevamos espuesto hasta aquil, que la España antes de la invasion nunca pudo, ni llegó a tener términos hábiles para transigir directamente con

eso dejó de aprovecharse de los diez millones de pesos faertes en letras sobre América, que se mandaron paner en el erario imperial, y eran la mitad del importe de las que «a tenio Charraryé en un podier à poco de celebrado el coutatota » ....

abstablecia la regencia de Urgel precentóre à Oberard, en nombre de ella, Balmasch philifonido 200 à 30 mil franca. Lo que uteden necesitan, le rise prodifi Oberard, son foco militones, y vo se los soministrate; con arregio à la cual histo el controto del présentom de 1.º de novembre de 160s, por canatida de capital... Aumpte muchos se rivono de sus empiréstito, lo cierto es que el histo Bajar los de las Cortes de 71 de 40,0 é implició pre las Cottes hieisem storon. Con fondos que Oberard proporcionó à Benéres se adelandó este histo Madrida... Como nunca bulo belqueso para di, por medio de Wisman y Cower, konqueros de Mello 3 y de Wiska, écosal ingles en Gerilla, pase un manos del ver Fernando del gierto del duque de Angalema.

Qué pareza de inteneiones no es preciso que triviese en todo esto un hombre, seuvo o lio al poder absoluto, per lo mucho que le habin hecho sufrir en tiempo de Napoleon, no habia, sin embargo, podido hacerle alegrar de la caida del gobierno imperial, porque veia que era preciso comprarla a costa de una invasion estrangera, y de todos las colomidades que ella trae consign!» Por eso, no obsunte que conocia la inflecsibilidad de cardeter del abogado Mozo Rosales, trasformado en marqués de Mata-Florida por su amor à aquel mismo puler al soluto, que des le luego habia proclamado la regeneia de Urgel, de la emil Mozo Rosales era el individuo mas inflovente, Ouvravat aproposo dos cosas. Primera, que la regenela de Urgel tomate el nombre de Regeneia de España, purs que el subia bien la magin de les palabres. Segunda, que se aprocsimaseu à Madrid siete à ocho euerpos de guerrill a 'de algunos de envos gelia, que luego faeron aucailindores de los franceses, ha diche tambien Omrard que eran bandidos de primera marcal de todos los puntos de España, movidos por la regeneia de Urgel, a fin de que entre ellos y las Córtes tuvirse lugar una transacion de reforma de la Constitucion que era viciosa, sin intervencion estrangera. Aun cuando Ouvrard en su empréstito habia puesto la condicion de que el congreso de Verona, ó si lo menos la Francia deberian reconocer la regencia de Urgel , nada nos cuenta de que esto fuese el objeto de su vinge à Veronn, doude llegado el 12 de noviembre, no parece que trató sino de evitar la lavasion de España; à le menos esto es lo anico. que en su pio ámmo debe ercerse que fuera el aliciente de su vinge. Al cubo, desengañado de que sus reflecsiones nada valian en contra de la intervencion resuelta; y convenciondose de que todas las previsiones son ficiles à la monarquia legitima, porque el tiempo está en favor de ella, tuvo que atempetarse à procurar aba-tecer el ejéreito de la monarquia legitima, ó séase de la legitimidad de las monarquias.

«În seguida finé viendo Ouvrard que el ministro del rey de Fenneia, pora obtener en procedo he los Estados-Unidos, y momentánciamente en provecho de la Inglateira, la peligrosa emancipacion de las Américas, y la sulversion de una Constitucción, que todor los hombres de huen sentido conoción deber amodificarse, prefiró reducir la España à la miseria, erevendo tenerla así en su deponência... Ped viendo que este mismo ministro del rey de Francia, Metoda la Santa Alianza, ni con el solo gobierno frances, que por comision de la Santa Alianza, ó por impulso propio, acorde con la irresociuble decision de toda la Santa Alianza, estuvo siempre inapeablemente resuelto à la guerray, y que comsus esterioridades de el desear-sevitarla, no aspiraba mas que á prepaearse-para ella, y á que la culpa recayese sobre los constitucionales de España. La misma conducta se habia seguidor con respecto ál Nápoles y al Piamonte, donde sponda-francia y por la flusia se haciant vagas indicationes de transacion, enn tanto que marchaban los ejércitos estrangeros, quo, habian de supeditar aquellos reinos. Vecános abera si, por la mican mediación que é ila España quedaba, que era la de Inglaterra, pudo conseguirse quella invasion no se verificara, ó que se encontras administrativa de composicion.

na rivalidad que s saviera con C. Herrards, B o trios

de Villele, declarantose bontra el decreto de Andojar, reclaiatha este finico medlo de salu. I y puellicheion', orevendo espuesta in duracion de su poder, si permitia que se es tuiviese dentro de justos linites al partido ecasticado ( esto es. 21 a tra-realista) de la particula..... Fac viendo que fijada la política de dicho ministro, en no admitir acomolaturiento 91 mella algunir entrilatardo pen la arcanqualidad de España, evit lha hasta da p sibilidad de que el principe generalisimo quese. siquiera pr posiciones que se la biciescu para una transacion, que asecurase a la Espiña instituciones semejantes, poco anas o mirnos, a les que regian en Primein. Fue viendo que heredero el principe generalismo de las virtudes lle su ilustra tio, era el nico en cuya grandeza de alma pudicsen caber, en medio de tantos odios y ambiciones desencadenadas, pensamientos de elemencia y reconcillacion. Ocurrióle, pues, a Ouvrard en vista de todo esto, un plan muy sencillo, que en Cierto modo no esa mas que una renovacion, del que al gobierno español propues en 1807, si bien en su acturi forma pueda contemplarse, que pris con un hon-bre de las prendes de Outrardi no dejásen de infinir la igratificid pôs la nopolaciónic de su controta de 6 de abril ; y algunas caras esperanz, s cia fluturo que ella lifeiese concebir. En 1807 Ouvrard e halus seous j' do al principe de la Paz, que tras-ledase el asiento de la vieja monarquia a la America, y confisse la corona al amor y fideli lad de aquellos pueblos.» En 1823 su plat era, aque se hiciesen repacto de familia. fijandose por algunos años en Mejico la residencia de la familia real, y dejando para gobernar la península una regeneia bajo el protectorado del principe generalisimo; y que las Cortes diesen leyes administrativas y de ha-cienda propias à que el proceder del gobierno fuese fàcil y seguro » 15, y

poster, Berg

did att 25 d

## CAPÍTULO X.

Prosigue el mismo acuerdo despues de la muerte de aquel

El suicidio de Castlereagh en 9 de agosto de 1822 puede decirse que reconcilió al pueblo ingles con su gobierno. como sucede generalmente en todos los pueblos cuando hay cambios de los ministerios que les son aborrecidos. Aunque Canning no fué puesto á la cabeza de la nueva administracion, el pueblo ingles se prometia grandes cosas del influjo que habia siempre de tener un hombre de los talentos de Canning, á quien recomendaba ademas la misma rivalidad que sostuviera con Castlereagh. Bajo tales auspicios Canning procuro afirmarse en el afecto del pueblo ingles, y especialmente en el de sus comitentes de Livernool, convirtiendo sus miras hácia la América del Sud. y en cuanto á la política del gabinete británico relativamente á las revoluciones de Europa, se adhirió enteramente á la de Castlereagh; lo cual en verdad no era mas que seguir Canning la senda por donde habia caminado durante la revolucion francesa. Dirános él mismo luego, cual fué el efecto de sus miradas sobre la América del Sud. Oigámosle antes, cual fué la política del tiempo de su ministerio con respecto á intervencion en los negocios de países estraños. El lord Liverpool, primer lord de la tesoría entonces, esplicada en 5 de febrero de 1823 la diferencia que encontraba entre la Constitucion de España y las de Nápoles y del Piamonte (1), añadió; «los

<sup>11. (1.)</sup> à I./ Constitucion española, dijo, es puramente nacional, las de Nápolas y el Primonte 'porc condrones à la naturelas del pris. La Constitucion polas y el Primonte 'porc condrones à la naturelas del pris. La Constitucion española fué adoptada en la revolucion contra la Francia, y reconocida por todos los soberanos de Europea.. Su su establecciones no han petendido estrederà de otros prises.. El proceder de los que l'an dirigido la última revolucion de España eve. El 29 de subril signiente repetitó está l'édicisemente exto mismo el ministro Ped., y en cuanto à la doctrina del directo público acrese de revoluciones, dijo, esque había una escepción incontentable à la general condensicion de las revoluciones.

principios contenidos en el discurso de la corona (leido el dia anterior en las Cámaras) son los mismos consignados en la nota que un amigo (Castlereagh), cuya memoria lloramos, escribió en 19 de enero de 1821, á saber, que la política de Inglaterra consistia en dejar que cada pais fuese el único juez, que debiese determinar el modo con que hubiera de ser gobernado, y en no permitir intervencion alguna estrangera, escepto en los casos que la propia conservacion lo escigiese.»

El mismo Canning repitió. lo propio en 14 de abril immediato, diciendo que él no había hecho sino seguir los que encontró adoptados como mácsimas constantes del gobierno ingles en una nota essistente en su ministerio, cuando por el mes de setiembre el rey le entregó los sellos de la secretaría de negocios estrangeros. Teniendo yo analizadas ya las notas de Castlereagh con motivo de las revoluciones de España y de Italia, no creo que ellas presentarán á nadie sino la idea de un comodin diplomático, que segun las circunstancias del interes de la Inglaterra pudiesen servir y aplicarse á cualquier caso (1). Así fué que no obstante la diferencia que los ministros ingleses encontraron entre la Constitucion y la revolucion de España y las Constituciones y revoluciones de Nápoles y del Piamonte, la política del gabinete británico foe igual para con todas

ellas. Los hechos, que son los que únicamente descubren las verdaderas intenciones de todo el que puede obrar á su albedrio, son los que en realidad demuestran el uso que se ha tenido por conveniente de los principios teóricos. Ecsaminando los hechos del gabinete británico un artículo por la companya de la companya

del Morning Post de 26 de agosto de 1827, concluyó que el sistema de política seguido por Canning era el mismo que había seguido Castlereagli, y como una de las mayores siones, que era cundo la salud del Estado las hacia necesarias, y que tal era,

en su opisione, el caso de la de España est.»

(1) El ministro Peel que el 20 de abril de 183 lubló de las coma de España en los términos que poco ha referimos, el 5 de febrero anterior habis assegurado, que la intervencion del Austria en Nipoles estaba dictada imperiosamente por la necesidad. y que en consecuencia em perfectamente justa, saí como lo lubis sis lo la interrencion inglese an la revolucion de Francia.

pruchas de ello presentó la identidad de medidas tomadas por Castlereagh con respecto á la revolucion de Napoles, y las tomadas por Canning con respecto á la revolucion de España. Hemitiéndome vo á lo dicho en la materia por el artículo de aquel periódico, únicamente agrégaré aquí, que no solo quiso Canning abrazar la mencionada identidad de medidas, sino que hasta quiso que la persona que representó al gobierno ingles, y ejecutó las medidas de él en Napoles durante la contrarevolucion de aquel pais, fuese la misma que viniese á la península con el propio encargo durante la contrarevolucion de España (1).

De muy mal agiero fué desde luego en España el que é ella se maudase de embajador ingles á sir W. Acourt, cuyo crédito de servilismo (2) venia confirmado por su proceder en Najoles. Pero aun á toda espectacion sobrepujó el estreno de sir W. Acourt en Madrid; este estreno fueron las reclamaciones de créditos de individuos particulares ingleses. Yo me desentenderé de la justicia ó injusticia de tales reclamaciones, en algunas de las cuales el embajador de una nacion de sistema representativo no tenia rubor de envolver la pretension, de que el gobierno español revocase ó procediese en contra de sentencias de tribunales de presas, ante los cuales los interesados pur-

<sup>[1]</sup> Lo lia de sir W. Acourt desde Nipoles à Madrid pudo may bien enabres à titulo de acceuso en us carrera, por la preicia en el desempeño de sua fusiciones en Napoles. Pero geómo puede culvirie su ida posterior de Madrid à Lisboa; ¿No decubre semo bien el objeto de ella, la estricta mentralidad que en el bloque de la inla Tercera ha observado el gobierno ingles, en la confienda entre las partidarios de un principe abostito, ausurpodos y feros; y los partidarios de su principe legitimo, que dió à su paeblo um constitucion traida por un perama giugles? Si despuesa las cos un preciremo variar de aspecto. Is laserad de los acortecimi utos de 185n en Francia esplicava la razon. Y como si en todas protes diones bulbiuses de laseres oposition à la libratid, delicir e accustrare Acourt. de los acortecimis en confienda de la recolariza de los acontecimientos de policiona la rioda de la recolariza de los acontecimientos de la recolariza de los acontecimientos de la recolariza de la recolariza de la recolariza del considera de la tiempo de la recolariza de la recolariza de la suculariza del policiona de Policia merceió ser un similatada, cual operace de las discussiones del Partin esculariza del policia.

<sup>[2]</sup> Sa prisono Tomas Steele, en una obra que publicé en Loudres sobre dos ocurracions de España en el último periodo contitucional, teunión ruchos hecitos en comprolaccion ele servitimos de Acourt, entre elles sus gestiones en Cicilian- no solo pura que è foi indicien emperados emproles se negues alli el como de Court, entre elles sus gestiones en Cicilian de C

dieron interponer apelaciones, que no interpusieron porque el contrabando de guerra estaba probado segun las leyes vigentes, ó lo estaba la falta de papeles competentes para los mares en que navegaban los buques; lo cual segun todo derecho de gentes era bastante para constituirlos buena presa. La única respuesta de sir W. Acourt. á los reparos que se hacian á su pretension, era que si el gobierno no podia revocar ó proceder en contra de sentencias de tribunales, lo podia todo con las Córtes, las cuales decretarian una indemnizacion, y que las leves de Indias, como injustas ó inaplicables en el dia, debian contemplarse nulas, lo cual tampoco bastaba para dar á la solemne derogacion de ellas, necesaria para su nulidad, un efecto retroactivo. Pero aun desentendiendonos de todo esto ¿ cómo cabe desentenderse de que cuando en 1814 el gobierno ingles suministró dinero al señor don Fernando VII sin hablarle de tales reclamaciones, á pesar de que algunas de las que se hacian por sir VV. Acourt en 1823, traian origen del año 1804, cuando no se habia apremiado por ellas desde 1814 á 1820, cuando el gobierno ingles se habria dado por contento, segun públicamente dijeron en 1824 los ministros, de que el emperador de Austria no se hubiese acordado de reintegrarle su préstamo (1), viniese ahora el representante de este

<sup>(4)</sup> Las dendas del Austria é la Inglaterra, segun dija Bremphone di é de febrero de rôle, a cerollain à et utilitate de librame esterlians; la Espi fa concluja, se guerra contra Napoleon sin querfar debiemdo moda à la Inglaterra. Si la Espiña concutibuyó mas que el Austria da cuida de Napoleon, y à la cesalitecto de la Inglaterra, mis lectores lo jungorati praticulo del punto er que los cosas se halfactora en la Carlo de Napoleon, y à la cesalitecto de la Inglaterra, mis lectores lo jungorati praticulo del punto er que los cosas se halfactora en 180 de la relación de la productiva de la relación de la relación en la Carlo delevian escalita, no del golierros, sino de praticularse, vo preguntor é à canatto delevian estada, que la computa, apresado por los fineres en el 293, y emp por sus perfulsa en el mayor computa, apresado por los fineres en el 293, y em por sus perfulsa en el mayor de la parte por la segunda la parte por la parte por la segunda la parte por la parte

Y si um se diffue que todas ente reclumeiones, que nodin y los debido hacer la Esprita, quedarou escluides, por que últimos ente la Inglaterra Bjó la épeca y la materia en que solo turivera lugar las reclameiones métaus, que eran adesib el tratado de pra de si de julio de 1868, y acerca de apresamiento de baques, desención de proplecidades, y atras agraviosas, no sé yo si esto dejará de ser un eurogo, y un esroy de entidad contra el golderno y las Cóttes que accedieron 6 allo, ¿lor que fanta condesenciacio con un golderno, que en el tiempo, est el tiempo,

mismo gobierno ingles á hostigar á la España por el pago de dichas reclamaciones? ¡Y en qué momentos! Cuando perentoriamente urgian las atenciones de la guerra, y la escasez de fondos y de crédito. ¡ Y de qué manera! Nada menos que diciendo haber salido ya dos escuadrillas inglesas, para apoderarse de todos los buques españoles que encontrasen en las aguas de la isla de Cuba y de

modo y en la sustancia de sus reclamaciones hacia un tan notorio abuso, si no presentaba una hostilidad patente? Cabrim mayores agravios respecto á particulares, que robarles sus propiedades en la por y en alianzos, sequentes é incendiarles sus casas, sin que jamas hubiesen dado el menor motivo para ello, na ninguna especie de necesidad lo autorizase? Pero lo que mas admira es, que si en el aparo de los circunstineios y en el disco de una mediación el gobierno y las Cortes de 1823 pulieron encontrar toda disculpa del tratado de 12 de marzo de aquel año, esta disculpa no alcanza al posterior gobierno absoluto del señor don Fernan lo VII. Cuando S. M. había declarado unto todo lo obrado en el régimen constitucional, inclusos aquellos empréstitos, de los cunles quizas alguna parte podrá decirse invertida en los gastos del Real Palacio, acómo ó por que fue esceptundo de esta nulidad el tratado de 12 de marzo de 1823? ¿ como ó por que el gobierno sugles ha logrado posteriormente todavia mayores indemnizaciones de las que parecian señaladas por aquel tratado?

La respuesta que á estas preguntas darán algunos acaso, no se me oculta tampoco. El gobierno español tiene abora que aparentar ser independiente y rico, .viviendo á merced de otros. Si quiere intentar espediciones à América, o conservar en la paz las islas que le restan sometidas, le es preciso que otros se lo consientan. Digo en la paz, porque ya se vé lo que valdrian sus escuailras en una guerra con cualquier naci in maritima; y aun en la puz no será fácil atinar, como en esso de sublevaciones ó de aquellas espediciones furtivas que tantas veces se han verificado, llegaria à enbrir à un mismo tiempo sus islas en el archipiclago de la India y en el de las Antillas. Si quiere el gobierno español abora ostentar escesos de ingresos al importe de las ateuciones del crario, tiene que reducir à simulaçõe su ejército, dejar de pagar à los acreedores nacionales, y darse traza para sucar del estrangero lo que baya de entregar al estrangero mismo-Si, en fia, quiere el gobierno español que le sean permitidas estos trazas y subsistir en su actual forma, tiene que buse r robustos apoyos ngenos, y todo esto no se equaique sino a fuerza de sacrificios de muchos géneros, pero que no obstante ya se sabe ser los pueblos ó los individuos particulares, quienes vienen siempre en último resultado à sufrirlos todos. Con los recursos que todavis en España el siglo XVII trasmitió al siglo XVIII, y que electroneste á la nacion no se los trajeron de fuera, hubo algunos periodos en que Alberoni, Carvajal, y ann Florida Blanca mantuvirron la independencia de ella, y la hicicron respetar y cortejar de los estrangeros. Desgraciadamente à la altura en que hoy sios hallamos de tiempo y de restauraciones en el siglo XIX, el cobierno español tiene que agregor su dependencia de gobiernos estrangeros, al desprecio con que fue tratado en el congreso de Viena, y al del recibimiento que poco antes hizo en Francia, aun à sus tropos en favor de la legitimidad, el mismo principe que acababa de recibir hospitalidad en España, y que en ella quiso reclutar tropes en favor de la legitimidad.

Costa-firme, y que lo único que ya habia lugar de hacer, si el negocio se resolvia instantánea y favorablemente, seria despachar avisos con contraórdenes. Yo dejo á la consideracion de cualquiera, si la Santa Alianza pudo ó no encontrar una cooperacion mas efectiva. Cooperacion en cuanto se disminuian los fondos ó el crédito, con que la nacion española podia contar para resistir la invasion. Cooperacion, que aun era peor, en cuanto se daba este pregon, de que en vez de deber esperar la España algun aucsilio de la Inglaterra, se encontraba esta en desavenencias con aquella, y sin ninguna disposicion á su favor. ¡ Y quien sabe lo que esta cooperacion influyó en la criminal é indefinible conducta de Bernales, para que burlase al gobierno español privándole de recursos, á costa de violar la sagrada solemnidad de un formal contrato, que tan lucrativo era para Bernales! ¡Ni quien podrá calcular lo que todo esto influyó en el desaliento de algunos militares españoles!

El remordimiento de la conciencia, ó mas bien la vergüenza de los hechos mismos obligaba á sir VV. Acourt á protestar en sus notas oficiales, que no se creyese que sus reclamaciones tuviesen conecsion alguna con los provectos de la Santa Alianza; en solo una de ellas repetia por tres veces, que únicamente la malevolencia ó la calumnia podrian suponer tal enlace. Mas como este lenguage era análogo al que se usó hablándose del cordon sanitario, nunca podia ni podrá probar otra cosa sino lo que valen las palabras cuando estan en contradiccion con los hechos. Lo que á lo menos no podia paliarse, ni tergiversarse, era lo que Canning confesó el 14 de abril de 1823, y es « que los buenos oficios que hubiera podido prestar Acourt en Madrid, fueron diferidos con motivo de las reclamaciones, sobre que se veia obligado á instar con una severidad que se habria avenido mal con comunicaciones amistosas !!! »

Al congreso de Verona fué envisdo Wellington con la instruccion de 15 de setiembre (1822), entre cuyas breves cláusulas habia la de que se le encargaba, que velase con toda solicitud sobre la seguridad de la familia real de Es-

paña, como si alguna vez la familia real de España hubiese dejado de tener seguridad. Pero era necesaria esta cláusula para ir asimilando las cosas de España á las de Napoles, cuva diferencia se tenia sin embargo tan reconoeida. Con esta afectacion de riesgos de la familia real de España, y con la aprobacion del derecho de interveneion en los casos en que la propia conservacion lo ecsigiese, segun decian las notas de 1820 y 1891 á que la instruccion se referia, la Santa Alianza tenia tambien para sus proyectos hostiles contra la España, toda la carta blanca que pudiera apetecer, y la misma autorizacion que el lord Holland dijo haber tenido con respecto á Nápoles. sin que Wellington necesitase poner nada de su prepio ingenio en la materia (1). Todavía esta autorizacion era menester que llegase á ser bien comprendida de aquellos á quienes se daba, y ciertamente yo creo que de ninguna manera pudo esplicarse, ó darse á entender mejor que con un hecho ocurrido en Verona, y que Canning nos confesó el 28 de abril de 1893; hecho que no alcanzo vo á describir ni calificar bastantemente, y que dejo & mis lectores que lo hagan por sí mismos.

El hecho es que habiendo apenas sabido el gobierno español que se hallaba reunido el congreso de Verona, inmediatamente se insinuó con el gobierno ingles para que se constituyese mediador entre la Santa Alianza y la España. Canning en su citado discurso solamente refirió que se habia hecho la propuesta de la dicha mediacion, pero no habiendo sido hecha por la Santa Alianza, parece no quedar duda en que aludió al despacho de San Miguel, de 13 de noviembre de 1822, dirigido por medio de Colon, encargado de negocios de España en Londres, segun se infiere tambien del oficio de Canning á Stuart, con fecha de 31 de marzo siguiente. He aquí precisamente el momento de que el gobierno ineles hieises valer la fuerza de

<sup>(1)</sup> El 11 de febrero de 1826 dijo en el Parlamento; sel principio de antiervento es la regla general à que debe estarse, pero el intervento es la escepcion de la regla, à que ignalmente debe estarse en todos los casos en que, como abora con respecto à turcos y griegos la intervencion es necesaria!!!

su consideracion política, y el interes que le inspiraba, no va la causa de España solamente, sino la general de la libertad del mundo, y su horror á intervenciones estrangeras que no fuesen necesarias, como había proclamado no serlo la que se meditaba contra la España. ¿Y qué fué lo que el gobierno ingles hizo entonces? Dos caminos se le abrian á cual mejor para desvanecer ó contrariar en Verona la intervencion. El uno era insistir enérgicamente sobre la observancia del protocolo de Aquisgran, por el cual se estipuló, que no se trataria de negocios de ningun Estado «sin reclamacion espresa del Estado interesado, y sin que este asisticse por si directamente, ó por sus plenipotenciarios á las deliberaciones. » No anduvo la Inglaterra por este camino, segun dijo Canning en 14 de abril del citado año, porque « el gabinete ingles ni siquiera esperaba que se tratase de España en el congreso de Verona » y cuando llegó á saberlo, se quedó neutral en la cuestion; lo cual no sé yo si convencerá y aquietará á muchos, aun cuando la falta de noticias del gobierno ingles no estuviese contradicha, como lo fué por los ministros franceses Montmorency y Chateaubriand el 30 de abril de 1823, y por la asistencia de Wellington á las conferencias de Viena (1). El otro camino que pudo tomar la Inglaterra, era aprovechar las circunstancias para admitir la mediacion que se le proponia, y sacar de ella todas las ventajas que su influjo le proporcionaba. Y qué fué lo que hizo el gabinete britanico? Escuchémosle de los lábios mismos de Canning. « En Verona rehusamos el papel de mediadores que se nos proponia entre la grande alianza y la España, por que no queríamos reconocer los derechos de unas potencias inspectoras sobre los negocios de Europa.» Y blasonando como de una gran victoria, de que el gobierno ingles hubiese allí obtenido el que los aliados no hablasen como corporacion. sino redactado y presentado separadamente sus notas contra la España, concluyó « que en Paris ofreció el gobierno in-

<sup>(1)</sup> Aunque ya Montmoreney no era ministro, habló aquel dia en la Cámara de los Pares, refiriéndose á los datos del tiempo en que lo babia sido-

gles aceptar el oficio de mediador, por que se trataba ya de una cuestion de reino á reino.»

No viene esto muy conforme con lo que en el mismo discurso dijo Canning acerca de los ministros Montmorency y Chateaubriand, en órden á que el uno trató la cuestion como europea y el otro como europea y francesa juntamente, y por consiguiente que ninguno en realidad la trató como puramente de reino á reino. Pero cuando de cualquier modo que se tratase la cuestion, ella estaba reducida á que la Francia, de acuerdo y en union de sus aliados, si ella sola no bastaba, hubiese de hacer la guerra á la España, qué se adelantaba con que fuesen una ó varias notas las que se enviasen á la España con la intimacion? ¿No procedian, lo mismo de un modo que de otro, en virtud de acuerdos de un congreso, y ejerciéndose el derecho de una corporacion de potencias inspectoras sobre los negocios del continente? Esta cuestion si que veo yo no hallarse reducida, sino á si habian de gastarse uno ó cuatro pliegos de papel en las notas. ¿ Y es esta la victoria de que debió jactarse un hombre del talento de Canning, y el ministro de un imperio poderoso, ó es solo una puerilidad? ; Y por esta puerilidad, que no era mas bien sino la ratera política de la nota de Castlereagh, dejó la Inglaterra de tomar el oficio de mediadora, que era lo importante, en Verona, donde tal vez hubiera sido tiempo y ocasion oportuna de ejercitarlo con fruto, para venir á aceptarlo en Paris, donde despues de las resoluciones del congreso de Verona habia de ser tan inútil, como efectivamente lo fué? Si además de esto atendemos al cuidado que lord Liverpool puso el 14 del mismo abril, en inculcar bien la idea de que el carácter de mediadora no lo tomó la Inglaterra sino despues de solicitada á ello por la España, lo cual contrasta singularmente con la oficiosidad de la Inglaterra en estar constantemente ofreciendo desde el año de 1810 su mediacion entre la metrópoli y las colonias españolas, no nos dará otra persuasion sino la misma que nos da el cuidado que Canning puso, por diciembre de 1826, en inculcar bien la idea de que en la Constitucion de Portugal, aunque traida por Stuart, no tuvo parte alguna la

(367) Inglaterra. Esta persuasion es que el gabinete británico en ambas cosas ha hecho mas que abandonar á sí misma la causa de la libertad, y ha sido contrariarla tortuosamente á lo menos, ya conviniendo con los planes de la Santa Alianza, ó ya aucsiliándolos, segun la ocasion que le daban de medrar en sus intereses á toda costa y por cualesquiera medios, sin reparar en el daño de terceros, á quienes debia y aparentaba amistad. Digo tortuosamente á lo menos, porque no me incumbe hablar de los acontecimientos de Portugal, posteriores á la época á que debo circunscribirme, y que han acabado de esclarecer del todo los anteriores misterios de la política inglesa en ella.

La mediacion inglesa entorpecida en Madrid, por que la «severidad con que Acourt tenia que obrar respecto al gobierno español se avenia mal con comunicaciones amistosas», y cuyo ejercicio fué rehusado en Verona, « por no reconocer los derechos de unas potencias inspectoras sobre los negocios de Europa», vino al fin á ser intentada en Paris, donde casi puede decirse que ni fué vista, ni oida. Wellington la ofreció el 6 de diciembre, y Montmorency contestó el 24 inmediato, « que en atencion á que las diferencias de la Francia con la España no eran de naturaleza tal que pudiesen admitir un mediador, porque de hecho no ecsistia desavenencia alguna entre las dos córtes, ni había punto alguno especial de discusion, cuvo acomodamiento pudiese poner sus relaciones en el pie en que deberian estar ..... S. M. C. habia creido no poder aceptar la mediacion. » Quedó, pues, la Inglaterra reducida á ocuparse, como añadia Montmorency, « en dar al gobierno español consejos que inspirándole ideas mas templadas, pudiesen producir una dichosa influencia sobre la situacion interior del pais», ó bien en interponer aquellos buenos oficios, y no mediacion, entre la Francia y la España, de que algo mas adelante le dijo Chateambriand, que el gobierno frances los vería con placer.

Tratándose de consejos es preciso que al momento se nos ocurra lo mucho que en Inglaterra se ha hablado, dentro y fuera del Parlamento, de los consejos que el gobierno ingles dió á la España, y de los grandes motivos que esta

tiene de arrepentirse de no haberlos tomado. Mas si se esceptuan las generalidades sobre ser necesario reformarla Constitucion española ; dónde están, cuales fueron, en que consistian esos consejos? La Inglaterra no solamente jamás dio otros que las generalidades espresadas, sino que confesó siempre la suma dificultad de dar otros. Por dos veces dijo el lord Liverpool el 14 de abril de 1823 « que la Gran Bretaña por nada de este mundo habria sido nunca inducida á pedir á la España, que alterase ningun título de su Constitucion ó sistema de gobierno, que el pueblo español conceptuase esencialmente necesario á su honor é independencia, si bien el gobierno ingles conociese, como todos los demas, y en lo cual convenia todo español sensato, que eran indispensables algunas modificaciones en la Constitucion de 1812, para calmar el estado de guerra civil y convulsiones locales que agitaban el pais (1). En el memorandum, que revisado por Canning, entregó Wellington al lord Fitzroy Somerset el 6 de ene-To, no se hablaba sino de que al rey se diese el poder necesario para desempeñar sus funciones, y de que las reformas necesarias á este objeto se hiciesen de acuerdo con el rey. Somerset dando, el 25 del propio mes, cuenta á Canning de su mision, dijo « que habia procurado recalcar bien la idea de que la Inglaterra nada pedia á la España; que no la sugeria nada oficialmente; y que su único objeto, al tocar una cuestion tan delicada, era la sola esperanza de que ella pudiese conducir á la adopcion de un sistema que pudiese poner término á las disensiones civiles, y disminuir las probabilidades de una guerra con la Francia." En seguida, añadia, "he encontrado muchas personas que conocí anteriormente, y que en el dia ni se hallan en las Córtes, ni en empleo alguno sujeto á responsabilidad, las cuales han convenido conmigo en las

<sup>(1)</sup> Etta guerra civil y convulsiones ya hemos dicho donde estaban prinriphlumets, y quien ha sigitala. ¿Por qui no lundo consejos à lo menos, sino mediacion formal, prur que se cesus en promoverlas? Cesando el impulso que se las dadas, era como niciamente podris laberes vicio, si eran ó no consecuencia necesaria de solo las invituciones de Españs, y segun ello procederse atinadamente en loy cousajos ó traciliacion.

dificultades de que está ahora ródeada la España, y en la necesidad de algunas modificaciones en la Constitucion. Algunas, en verdad, desean mucho una mejora de esta elase, y la intervencion de la Gran Bretaña; pero cuando se las pregunta como puede ser ejecutado lo uno, ó como podrá lograrse útilmente lo otro en las ecsigencias del momento, no saben dar minguna contestacion satisfactoria.»

Resulta, pues, evidentemente de aquí, que la Inglaterra no solamente nunca propuso nada por escrito á la España sobre los artículos que hubiese de modificar en la Constitucion, sino que tampoco lo propuso siquiera de palabra el comisionado que espresamente envió el gobierno ingles para que instase por tales modificaciones; y que no solo no lo propuso, sino que por mas conferencias que tuvo con muchos españoles, que deben suponerse ilustrados y patriotas, que tenian toda libertad de opinion, puesto que no se hallaban sugetos á ninguna responsabilidad, y que ademas deseaban las modificaciones, ni ellos, ni él acertaban con lo que se habia de proponer; siendo de advertir que el negocio era de tal naturaleza, que ofrecia tantas dificultades en la sustancia, como en el modo. Y resulta no menos, que dichos consejos, que á lo sumo podrán ser comparables á los que dan á un enfermo sobre que se ponga bueno, ó á un pobre para que se haga rico, sin indicar siguiera á uno ú otro el camino ó los medios de adquirir la salud ó el dinero, no fueron tampoco dados al gobierno y á las Córtes, que parece ser á quien debian dirigirse, sino conferidos entre lord Fitzroy Somerset y sus amigos, para quienes no parece que eran necesarios, mediante á que de por sí estos amigos, aun sin consejo de nadie, deseaban mucho modificaciones en la Constitucion del año de 1812.

Los consejos de la Inglaterra debiendo ser considerados como una parte de sus buenos oficios para con la España, despues de desechada la mediacion, naturalmente somos llevados á hablar de los buenos oficios, habiendo ya hablado de los consejos. Entre estos buenos oficios, parece que debe sobresalir sin duda la mision de Somerset, portador de los consejos: mision emprendida en circunstancias que aparentemente prometian ser las mas favorables por su simultaneidad con hallarse suavizada la severidad de sir W. Acourt, bajo cuya direccion encargaba Canning á Somerset que procediese, y levantado su entredicho con el gobierno español para comunicaciones amistosas. Las Córtes en 9 de enero habian asignado 40 millones de reales para el pago de las reclamaciones inglesas (1), y el

(1) Cosa es sumamente enriosa ver como ha ido creciendo el importe de estas reclamaciones. El decreto de las Córtes de 9 de enero de 1823, en conseeneneia del cual se formalizo el tratido de 12 de marzo siguiente, contenia en verdad la chiusula de que los 40 millones de reales, que para el pago de las reclamaciones jugles es se inscribisen en el gran libro de la deuda púldica, se aumentarian ó disminuirian en proparcion de las que fuesen reconocidas por válidas. Pero cumilo Sr. W. Acourt, personero tan ejecutivo en eircunstancias que en todos sentidos le eran tan favorables, y que tanto procuró aprovechar, se satisfixo eon la asignación de los cuarenta millones, ya es de eolegir que ni aun á ellos ascenderia su calculo. Posteriormente el coronel en servicio muy activo de José Bonaparte, don Alejandro Agnado, hoy marques de las Marismas del Guadalquivir y banquero del gobierno español, eneurgó a don Antonio Carrese, que en Londres concluyera el negocia. Hizolo Carrese en 27 de agosto de 1826, conviniendose con Cork, apoderado de los interesados ingleses, en que se les pagarian 300 millones de reules en un papel especial, y que de ellos tiraria Carrese la comision de cineo por ciento. Este convenio llegó à estar tan adelantado, que desconfiando Carrose de la aprobacion por lo que ella tardaba, Aguado para asegurarle negoció con él la comision, respondiendole en 26 de noviembre, segun la carta que Carrese ha publicado en el estracto de su pleito con Aguado sobre dicha comision, que la aprobieion de Madrid no se diferia sino porque todos querian una sopa ja qué sopa! pero que él ya lo habia allamado todo y hechose amo del asunto.

Sin embargo, como por la emision de un papel especial no se lograba el objeto de introducir el de las rentas perpetuas en el mercado de Loudres, el couvenio de Carrese no se llevó á calo, y en 28 de octubre de 1828 se ajustó otro cutre los condes de Ofalia y de Aberdeen, por el cual suprimiendose la comision mista, que segue el tratado de 12 de marzo de 1823 debia calificar las reclamaciones que fuesen validas, se transigieron las jugles en Poo mil libras esterlinas, y las españolas en 200 mil. Quedó, pues, obligada la España á sotisfacer liquidamente à la luglaterra 700 mil libros esterlinas, ó séonse 700 millones de reales, en lugar de los 40 de la primitiva asignacion. Doscientas mil libras esterliuas, ó séanse 20 millones de reales habian de entregarse el dia del cange de las ratificaciones de la transacion, otras 200 mil à los tres meses de esta fecha, 300 mil en dos plazos de 6 y 9 meses de la misma fecha, bien en efectivo ó en un popel especial que se tomaria á 50 por ejento de su valor representativo, y con el interes de 5 por ciento aqual pagadero por semestres en Londres. Si efectivamente se crease este papel, el golderno español debería depositar fo millones de renles de diello papel, dentro de tres mese de la fecha de las ratificaciones del convenio, en el banco de Inglaterra, ó en poder del banquero de la conte de Espina en Londres con las oportunas instrucciones para que se entregase la mitad de ellas al gobierno de S. M. B., à beneficio de los reclamantes, en el dia del veneimiento de enda uno de los referidos plazos, si no estuviesen satisfechos para aquel Aia en moneda esterlina; si S. M. C. quisiese redimir el papel en los cuatro años gobierno español en 12 siguiente invocó de nuevo los buenos oficios de la Inglaterra, ya por medio de Acourt, que ofreció poner de su parte todo cuanto cupiese.

La mision de Somerset, en la que no sé yo si Wellington tendria el mismo calor que manifestó por dicienibre de 1826 en defender en la Cámara de los Pares la conducta del señor don Fernando VII, á quien ciertamente Wellington no debia la gloria, las distinciones y las rentas que debió al gobierno constitucional de España, nos ofrece varias observaciones. 1.ª La de la época de la mision. Somerset salió de Londres el 1.º de enero de 1823, y el memorandum que recibió en Paris, tenia la feclia del 6; pero, como dijo muy bien Canning el 14 de abril siguiente, ya el discurso del rey de Francia á las Cámaras pocos dias despues (el 28 del mismo enero) debió dejar pocas esperanzas de buen écsito á Somerset. 2.ª La del carácter de la mision. Segun hemos visto ya, era puramente confidencial, y como de entretenimiento de un mero aficionado á algun espectáculo curioso, pues segun el discurso del diputado don Agustin Argüelles en mavode 1823, parece que nada de ella hubo de comunicarse al gobierno español, « si este en un paso, de que se le hacia reserva, observó la singular delicadeza de aparecer como que lo ignoraba. » 3.ª La de la coincidencia de la Hegada de Somerset á Madrid con la salida de la misma corte del embajador frances conde de Lagarde (1) y con otros sucesos dignos de atencion. Apenas se hubo de sa-

primeros, que circulose, polrá hecerlo á rason de 55 lib, est, por cada tos que recogices, dundo avisir con auticiperion de G meses. En canato da las son mil libras que la Inglaterra deberá catregor á la Espoña, habrais de considerarse como coto de los pepos de las Dou mil de rois injestes, de manera que los nercedores espítifoles no recomacan otro desabre que á su propio gol lermo. y el golderno insendores per en esta de la companio de lermo, y el golderno insendores. Resta ver ahon si clusto acrecidores españoles corrento la suste de los acrecilores estrongeros á quiente se p.go en Patis, ó la de los demás acrecidores espítifoles y disportans anda se puga en su patria.

<sup>(1)</sup> A poco de su llegada a Paris fué elevado á la dignidad de Par. así como Mantmorency fué elevado à la de duque à poco de su llegada de Verona, lo cual prueba lo satisfecho que el gobierno frances había quedado de la respectiva conducta y servicios de ambos.

ber en Paris la mision de Somerset, el gobierno frances dió la órden al conde de Lagarde para que se retirase de España, diciendole Chateaubriand, « que esto era loúnico que podria autorizar la reunion de los cien mil hombres sobre las fronteras, que estaban ya prontes con el designio de conservar la paz. Esta orden se comunicé el 18 de enero; el 22 llegó Somerset á Madrid, y el 26 partió de alli Lagarde. El modo de conservar la paz. que intentaba el gobierno frances, retirando de España á su embajador, para que pudiesen obrar cien mil soldados en ella, lo acabó de actarar lo sucedido por aquel tiempo en Paris con el duque de San Lorenzo, embajador español. Luego que este supo el empréstito que por el mes de noviembre anterior habia hecho Ouvrard á la regencia de Urgel, acudió al tribunal de policía correccional, pidiendo se aplicasen á Ouvrard las leyes, en cuyas penas habia incurrido dando aucsilio á rebeldes contra la autoridad de S. M. C. La vista de este negocio se habia ido difiriendo con varios pretestos hasta el 27 de eneroque se señaló para ella. En este dia, que sué el del discurso de la corona á las Cámaras, el guarda sellos del rey de Francia pasó un oficio al tribunal diciéndole, que habiendo el duque de San Lorenzo dejado de ser reconocido como embajador español, carccia de personalidad para proseguir en su querella, y el tribunal decretó el sobrescimiento.

Ahora bien, si todos los consejos y todos los buenos oficios de Somerset, cualesquiera que ellos fuesen en su esencia-y en su forma, fueron sicempre tardios, y tales que aun conduciendose segun ellos la España, no habrian podido servir en la opinion del mismo Somerset, sino para disminuir las probabilidades de la guerra; no habién dolos podido aprovechar la Fepaña, claro es que nunca pudierou servir de nada. Y de que nunca pudierou aprevecharse en favor de la España, creo que la demostración es palmaria. Si al propio tiempo que á Madrid llegaba Somerset, se combinó que saliese de Madrid el único conducto que la Francia habia dejado hasta entouces, bajo el pretesto de que pudieran seguirse por su medio

las comunicaciones; si està salida fué ordenada de propositio para remover el solo embarazo, que se sentia para no acabar de llevar á las fronteras los cien mil hombres que estaban prontos para conservar la paz que se queria haciendo la guerra (1); y si, en fin, por los mismos dias se despojalas tambien de su carácter en Paris al embajador español, y se protegian hasta para con los tribunales los públicos aucsilios prestados desde el mes de noviembre anterior á los rebeldes contra el gobierno constitucional de España, ¿cómo cabe imaginarse que nunca ni los consejos ni los buenes oficios de la Inglaterra por medio de Somerset pudieron ser favorables á la España, ó pudieron contribuir de modo alguno á que se disminuyesen siquiera las probabilidades de la guerra?

Réstanos ver ahora el efecto que produjeron los buenos oficios de la Inglaterra por medio de Acourt, á consecuencia de la nota que en 12 de encro le pasó el ministro San Miguel. El único que en su citada Memoria del mes de mayo, dijo este haber tenido, fué « que mediante á que la Francia alegaba para la guerra los vicios de que adolecia la Constitucion española, la Inglaterra manifestase deseos de que por la España se ofreciese algo que pudiera servir de basa á sus negociaciones. » Original pensamiento ane parece el que aquel de quien se pretende algo, sin saberse específicamente lo que sea, y que está contento y en posesion de lo que tiene, sea el que hava de proponer aquello de que quiera desprenderse, cuando voluntariamente no quiere desprenderse de nada. Y original modo de negociar interponiendo buenos oficios, ya que no mediando, es no dirigirse al que pretende, para que fije sus demandas, ó no proponer por si el negociador el punto 6 puntos determinados sobre que podria verificarse la conciliacion. Porque, seamos ingénuos, ; no parece esto mas bien el modo de que hecha una propuesta por aquel

<sup>(1)</sup> Sin embargo de tal proceder, y de los motivos que el pudiese dor de disgusto y de tenor, el conde de Lugarle, lo mismo que los otros embajadores de los asberanos sliados fueron muy respetivlos, tanto en Madrid, como en el camino, doude hasta llegó a ofrecerseles escolta.

de quien se pretenda algo indefinido, fuesen aumentándose tambien indefinidamente luego las demandas del pretensor. sin venirse jamas á un acuerdo, que era á lo que no podia quedar duda que aspiraba la Francia con sus vagas indicaciones? Partiendo además, segun la va citada memoria de San Miguel, todas las demandas del gobierno frances, deque se declarase que la Constitucion española era dada por el rey, de quien debia emanar, como de su fuente verdadera, el ministerio ingles, que habia rebatido este principio en sus escaramuzas polémicas y galanas de abstractos colibetos políticos, omitia en sus comunicaciones con el gobierno español toda mencion de un principio, de que «ningun Español debia consentir siguiera que se le hablase, y que ningun ingles, hombre de Estado, podia sostener ó favorecer (1). » Mas como quiera este principio era la basa y el fundamento de todas las demandas de la Francia, lo que equivale á decir, que discordaba desde dicha basa ó fundamento el pretensor y el negociador en lo que habian de proponer. Y en tal discordia ; cómo cabian buenos oficios, y como habia de adelantar la negociacion? ¿cómo el que ni aun llegaran á entenderse el que pedia, el que interponia sus buenos oficios de negociacion. y aquel de quien se pedia alguna cosa, que desde su basa ó fundamento no se habia podido convenir cual fuese ó hubiese de ser? Así fué, que segun el mismo S. Miguel. las comunicaciones con el gobierno español se redujeron á simples lecturas que Acourt le hacia de los despachos de Canning, sin siquiera dejarle ó quedarse él con copias de ellos. Y así fué lo que en tal estado de cosas no podia dejar de ser; que despues de algunas fojas que el gobierno ingles y el frances gastaron en sus despachos de la dicha clase, como de ceremonia para cubrir el espediente, el gabinete de las Tullerías vino siempre á insistir en lo que dijo para no aceptar la formal mediacion inglesa, y el gabinete de S. James hubo de sobrellevarlo resignadamente. meditando vengarse de este desaire en la España, segun-

<sup>[1]</sup> Palabras de Canning en su discurso de 14, de abril de 1823.

luego veremos, y dejando rota toda negociacion de buenos oficios para evitar la guerra (1). He aqui á lo que se redujeron, y en lo que terminaron los esfuercos ejecutivos y los buenos oficios que el rey de la Gran Bretaña, en su discurso de 4 de febrero de 1823, dijo "que habia empleado, y que continuaria empleado para calmar la irritacion que ecsistia entre la Francia y la España."

En vista de las perentorias y resolutas contestaciones del gobierno frances, tanto para no aceptar la mediacion inglesa, como para no desistir de los principios proclamados desde el congreso de Troppau, contra las instituciones que no emanasen libre y esclusivamente de la voluntad de aquellos á quienes Dios ha hecho responsables del poder, quisiera yo se me dijese, si es posible mas esplícita declaracion de que en el gobierno que las daba, jamas hubo intencion de transigir de modo alguno con la España, supuesto que ni admitia mediacion, ni acomodamiento alguno que no fuese sobre dichos principios. La razon verdadera de ello la dió Chatcaubriand el 30 de abril de 1823, diciendo terminantemente que no cabia arbitrage entre la revolucion y la legitimidad (2). De donde tambien se colige el fundamento con que Barbet du Bertrand ha dicho, que la Rusia, la Prusia y la Francia estuvieron siempre de acuerdo en Verona sobre no admitir transacion alguna con los principios del nuevo órden de cosas en España, y que si el Austria pareció vacilar algunos momentos, fué solo porque receló algo de la union

<sup>[1]</sup> Esto dificultodes estaban ya conocidas y no resueltas desde el congreso de Verom, posa que en 24 de diciembre de 1820 Montmorrere dipi de Wellington que envado las potencios del congreso de Verona considerarou como cuestion expresa las desvenencios entre la Francia y España, preparieron medidas para desde pode de la properta de la compania de la Europa, cedida que habrion tenido un ricatio seguro, si la fuguetera habrios de la compania concurrir el ciliar.

<sup>[2]</sup> En la nota que con freha de 23 de enem del mismo n
ên habis pusado
de Canning tenia ya issimunda la mismo idea, diciendo eque no polla estaberene
una basa de negoriaciones sobre teorius políticos, ni un arbitraçe sobre principios a
Era, puer, indicipensable la guerra, en su opinione, pero sestores teorica y principios políticos. Taories y principios políticos, astenidos no pre intros, essurlas
questada?

íntima entre la Rusia y la Francia, pero que cedió muy presto así que se convenció de los sentimientos nobles y

generosos de aquellas dos potencias (1).

Los apologistas ó defensores de la conducta de la Inglaterra para con la España han dicho, que no podia ser otra sin esponerse la Inglaterra á una guerra que no le convenia emprender, ó que no se hallaba en estado de soportar. Pero ; la arredró acaso este temor, de estipular que no se haria la guerra á Portugal, si el Portugal no la comenzaba (2), que la ocupacion de España no seria permanente, ni traeria desmembracion alguna de su territorio, y que de las colonias españolas, cuya separacion de la metropoli parecia estar decidida por el tiempo y los sucesos, tampoco la Francia se apropiaria porcion alguna ni por conquista ni por cesion? El despacho de Canning, con fecha de 31 de marzo de 1893, que mencionaba únicamiente estos casos, como « los únicos puntos de naturaleza capaz de hacer concebir la posibilidad de un choque entre la Inglaterra y la Francia, en la guerra de esta con

<sup>[1]</sup> Historia del veinado de Luis XVIII, tom. 2, cop. 53.
[2] Bien segura est da la Inglaterra, cuando asi habbaha, de que Portugal no seria quien rompiese las hastilidades contra los franceses. Beresford enidaba de ella, de acuerdo con otros, y especialmente con la reina doña Carlota Joaquina, que euando en 1812 pretendia ser regenta de España, habia becho tantos elogios de la Constitucion española. Que al ser destruida la Constitucion de Portugal en 1813, el gobierno frances enviase con gran aparato y magnificencia las ordenes de S. Miguel y del Espirita Sto. al rey don Juan y al infante don Miquel, y que este recibiese talemás congratulaciones especiales del emp rador de Rusia, es cost que no debe maravill ruos, ni sorprendernos. Pero que el rey de la Gran Bretaña queriendo todavía sobresalir en obsequies, destinase un navío de guerra pera que Sr. G. Nayler, primer rey de armas del órden de la Charretera, fuese à llevar los lujos a emblemas de dicha órden, que el embajodor ingles Sr. E. Thornton prescrito al rey don Junn? Qué estratio debe ser ya que en 1826 y 27 el gottierno español estuvirse prestando à los anticonstitucionales portugueses, à vista de los ingles-s que habian ido à Portugal, la misma protección y anesilios que en 1822 y 1823 el golsierno frances prestó à los anticonstitucionales españoles. No cran ciertamente las *incursiones hostiles que con connivencia de la España* bacian desde ella les anticonstitucionales portugueses, segun el mensage del rey de luglaterra al Parlamento en 11 de diciembre de 1826, las que p saban al ga-binete britânico, no obstante que tal connivencia em contraria à las repetidas y formales protestas del gobierno español. Lo que al gabinete británico posiba era el temor de hostilidades estrangeras sobre el territorio putugues, euya independencia y seguridad era la que la Inglaterra estaba obligada à mantener por la 6 de los tratados !!!

España, » ino era asegurar la espalda á la Francia, no era darle una credencial y salvo conducto para todo lo demas que quisiese hacer en España? Si la Inglaterra huhiese mostrado la misma energía en asomar siquiera la posibilidad de la guerra para contener la invasion de España, como hizo respecto á dichos únicos puntos que acaban de referirse ¿podria nunca temer que real y verdaderamente se la encendiera una guerra, supuesta la dependencia en que de ella se haliaba entonces el gobierno frances (1), la volcanizacion en que se encontraba la Francia, el odio que en ella escitaba la idea sola de que la intervencion en España pudiera atraerle ejércitos estrangeros (2), y las miras que hácia el oriente tenia dirigidas la Rusia? La Santa Alianza toda ; no estuvo pendiente de la determinacion que la Inglaterra tomase, sin acabar de decidirse á emprender la guerra, por mas que la desease con irrevocable propósito, hasta que se aseguró de la estricta neutralidad que en ella guardaria la Inglaterra? (3). No era-

<sup>[1]</sup> La casa de Borton acababa de ser reporeta sobre el trono de Francia, por los afacteras reanidos de los rejerirois combinados de Europa, pero la luglaterra faé considerada como la causr principal de este succeo, lubiendo declanado el ray, Lota XVIII, com mar franças a: til vez que diguidad, que deposa de libra, à quien debta su corona, era al principa regente de Inglaterra. Los soberanos de Europa en 1983, articulo Inglaterra.

<sup>[2]</sup> La indigmeion que "estaba la idea de esta contingencia, puede versa hien espersada en el discuso del duspue de troglio el 3 de da ball de 1833 en la Gámara de los Pares. ¿Qué portido no puda seca la luglaterra, para imp dir la guerra de España, de los recisos y de los peligros á que el goldeno finenca se españa en caso de reverse en España, que ó discen patulo a la vodoratización discense en caso de reverse en España, que ó discen patulo a la vodoratización discense per que no en de cete lugara, del efete que persan effectoures, midita à la del la proportion que para une guerra defensiva ofrece naturalmente la peninsula, dusticon producte en los transulacionatos expañales.

<sup>[3]</sup> Quin, aunque esentigo del priulo liberal del continente y emisarione España de an prio lico ministerial de Londers, segun la descripcion que de él hizo la Hesiata de Edminurgo, dice en su ya citada olara, con arreglo à lo que vió à su pasa por los l'ivincos à fines de 1822, que los oficilies todos del, cifercito finances indicidano va entonera de la invasion de España, como de una coma de que servir indicido dualer. Con enyo metro la españa, como de una coma de que servir indicido dualer. Con enyo metro la españa, como de una coma de que servir indicido dualer. Con enyo metro la españa, como de una coma de que teneral españa de la constitución de la españa de la contación de la constitución españa de la mena que no hubirer vivo clamenter, que de gabierno ingles se identificada en sentimientos con su nucion respecto à la conducta de dicho gobierno frances. Así que fais cabida la resuedaci nienceio adel duate de dicho gobierno frances. Así que fais cabida la resuedaci nienceio adel.

pues, necesaria una guerra entre la Santa Alianza y La Inglaterra; bastaba la firmeza de esta en hacerse respetar, para que ni hubiese habido tal guerra ni intervencion en España.

Por otra parte ; de qué se trataba? ¿ No sabia ya el lord Liverpool que todo español sensato deseaba algunas modificaciones en la Constitucion? ¿El ministerio ingles todo no sabia que no habia partido alguno en España, que dejase de convenir en la necesidad de ellas? (1) ; Somerset no habia escrito tambien á Canning, y por consiguiente à Wellington, sobre la disposicion que habia en España para la reforma de la Constitucion, cuando se pudiera hacer legalmente? El oficio mismo de S. Miguel, entregado el 12 de encro á Acourt, despues de interpelar el testimonio de este en lo que habria presenciado durante los dias anteriores, y de lamentarse de la conducta de la Francia por los males que su proteccion á los facciosos estaba causando á la España, no decia que « los defectos que pudiese tener la actual Constitucion de España, debian ser reconocidos y remediados por la misma nacion

gobierno ingles sobre mantenerse neutral, en aquel momento mismo fue removedo el obstaculo, que à los pasos de la Francia oponian los debates à la apertura del Porlamento, y ninguna sumision de España habria evitado la invasion.» - Núm. 79, correspondiente à morzo de 1824.

Es tambien de advertir aqui, que Conning en 28 de abril de 1823 hizo alarde igualmente, como de un gran servicio à la Espoña, de que en el discurso del rev de Inglaterra à la : pertura del Palamento no se habiase de la estricta neutralid d, que la Gron Bretaña se proponia observar en la guerra de España, pera mantener incertidumbre sobre el partido que podria tomar en ella. En seguida añadió, que el mismo fue à instruir de ello al encargado de Francia Mr. Marcellus, esplicandole nuestros motivos. No alcanzo vo lo que esto signifique. Porque si el encargado de Francia fué instruido inmedistamente de los motivos de la omision de dicha clausula ¿de qué servia emitirla? Pero sea de esto lo que fuese ano es cosa verd deramente migntoria, el hacer un gran mérito de que la espresada clánsula se omitiese en el discurso de la corona, cuando en la discusion sobre la contestacion al diseurso se había de aclarar tanto como efectivamente se actaró, el que la Inglaterra observaria estricta neutralidad en la guerra de España? Qué es, pues, lo que esta ilia á ganar en la omision de la clausula del discurso? Algunas pueas horas de incertidambre de la Sonta Alianza acerca de ella , si es que esta incertidumbre no la pudo disipar antes Mr. Marcellus? ; No delura decirse de esto lo mismo que hemos dicho sobre lo que Canning nos manife-to respecto á la mediación de Verona?

<sup>1)</sup> Despecho de Canning à Sr. Carlos Stuart, de fecha de 31 de marso de 1823.

libre y espontáneamente, porque lo contrario seria establecer un derecho de opresion el mas terrible e insoportable?» La sustancia de este oficio ¿ no estaba de acuerdo con el noble discurso del presidente de las Córtes, y con el mensage que las mismas Córtes habian determinado, el dia anterior, que se pasase al gobierno? ; Esto mismo no fué lo que volvió á inculcarse por las Córtes, cuando desde Sevilla dijeron á la nacion por boca de su presidente el 23 de abril, que repetian, que al formar la Constitucion, ni se habia querido dejarla espuesta á las variaciones del capricho, ni darle una eternidad agena de las cosas humanas, y que se someterian á formas precisas y determinadas, cuando á la nacion conviniese, las alteraciones que el tiempo y la esperiencia acreditasen ser necesarias, pero sin consentirse que ningun otro poder sobre la tierra se atribuvese un género de iniciativa, que confundia y trastornaba los derechos mas sagrados? (1)

Yo entiendo, segun mi modo de ver, que todo esto suministraba á la Inglaterra un convencimiento, de que cuando la nacion pudiese proceder libre y espontáneamente bajo un órden legal, la Constitucion habria sido modificada: y que por lo tanto no era necesario sino dejar correr algun tiempo para que la nacion hubiese podido obrar por sí misma. Este convencimiento parece que en vez del despacho de 31 de marzo, que era un verdadero pasavante ó licencia dada á los franceses, debiera haber producido otra cosa en muy diferente sentido que los contuviera, y que unida precisamente á los motivos que hemos dicho, que determinaron á la Francia á anticipar la invasion, habrian dado muy diversos resultados á la causa de la España. A lo menos, si yo no me ofusco mucho, creo que un proceder de la Inglaterra, contrario absolutamente al que tuvo en aquellos momentos, habria sido mas consiguiente á los buenos oficios que aparentaba querer ejercitar en favor de la España, al interes que decia to-

<sup>(1)</sup> He considerado antes y ahora, como proclama de las Córtes, este discurso del presidente de ellas, porque realmente me parece que tiene tal ensácter-

mar en la felicidad de ella, á la destruccion de la iniusticia de intervenciones no necesarias, y á la de aquellos principios «de que ningun español debia consentir siquiera que se le hablase, y que ningun ingles, hombre de Estado, podia directa ó indirectamente sostener ó favoreeer. » Por desgracia parece que mas que la destruccion de tales principios, hubieron de preponderar en el gabinete británico aquellos principios á que Castlereagh lo habia adherido en 6 de octubre de 1815. « En los principios que impelian á la guerra de España, dijo la Rusia á nombre de la Santa Alianza, en su documento de 12 de junio de 1823, la Inglaterra convenia con las demás potencias... La sola diferencia del gobierno ingles era acerca del modo de intervenir, la única objecion que puso fué á la entrada de tropas francesas en España; no hubo mas. Si hubiera tenido un interes positivo en impedir esta intervencion armada, seguro de su poder é influencia, habria usado otro lenguage. " He aquí, pues, la verdad del caso. He aquí porque Barbet du Bertrand nos ha dicho con harta esactitud, que el gobierno ingles afectaba ofrecer una mediacion, que él sabia que no habia de ser admitida (1); y por que otro escritor se ha espresado tambien en estos terminos, la prudente Inglaterra se redujo á discursos y ofertas ilusorias de mediacion (2). Habiendo, pues, habido una resolucion firme é irrevocable de parte de la Santa Alianza, y solo ofertas ilusorias de mediacion, que se sabia no habia de ser admitida, de parte de la Inglaterra en la guerra de España, claro es que la España nunca pudo tener, ni tuvo términos hábiles para transigir con la Francia, de modo que evitase la invasion. Recorranios ahora lo sucedido durante la invasion, para descubrir si en el curso de ella pudo la España hacer alguna transacion acerca de instituciones políticas.

<sup>[1]</sup> Historia del reinodo de Luis XVIII., tom. 2, cep. ¼.
[2] Morer, curva sobre los nuevos de Espada, interna en la Cottilicana
de 11 tid el ciembre de 1828. Estos ilusarios servicios teniu patra quien los prestaba, la dolde ventraja de poderiola hacer valer como efectivos en todo écito fevorable à la España, y de aprovechorse del objeto con que babian sido ilusorios,
en todo coso desgracido pera la misma nasien.

### CAPÍTULO XI.

Conducta de los franceses en su invasion de España.

La entrada del duque de Angulema en España fué precedida y acompañada de grandes promesas y esperanzas de los periódicos ministeriales de Francia y de Inglaterra, segun los cuales todo iba á quedar arreglado á las maravillas en España, no siendo dado imaginar otra cosa del estado de las luces del siglo, y de las que Luis XVIII habia adquirido en sus desgracias, y acreditado en su restauracion. Del lado derecho de la Camara de Diputados franceses salian tambien enfáticos y alagüeños discursos en identico sentido, y aun cuando el barniz de sus sonoras frases no pudiera ocultar enteramente el fondo de las espresiones del informe de 11 de marzo en favor de la mas indispensable y leal intervencion ...... despues de haberse tentado todo para evitarla, y contra « la estraña obstinacion del partido, que en España se habia apoderado del mando, haciéndole preferir una guerra insensata al fácil y patriótico regreso hácia el órden legitimo » (1), todavía como tanto se habian ponderado los desórdenes á que la Constitucion española daba márgen, y la tenacidad del gobierno en no prestarse á corregirla, y á evitar así la invasion, se fué logrando que à esta se quitára mucha parte de su natural odiosidad, y que cundiese en España la idea de aguardar de manos de estrangeros las reformas que no habian podido conseguirse del gobierno propio. De tales

<sup>[1]</sup> De este informe fué éconçisco reluctor y defenor hiperbôlico en la Camara de los Pares, squel nismo conde de Loforest, que en embajador de Napoleon en Espán el año de 1868, y que en 1815 fué au emissir y su apoderado pra el tuntado de Valençoy. La Camara de los Pares no destijo en este ocasi ni de lo que debia cap rare, de muchos de ans individuos, asundores de Napoleon. En el mestage de 10 de striembre de 1863, concedirado el pedido ce 803 hombres pura la guerra de Espáns, proclamó el senado que squella guerra era política, exa jugar en encesaria.

semillas se engendró la funestá secta de transacionistas, que ha sido la perdicion de la España, y no sé si diga de una gran porcion del mundo civilizado, por algun tiempo á lo menos; mis lectores juzgarán si á esta secta abrió ó no la puerta lo que algunos llamaron moderantismo, palabra que no menos que la de energía, tan andrógina ha solido ser en acepciones políticas y morales, especialmente en tiempo de revoluciones (f). Los facciosos en España

(1). Castolo por moderacion realmente se entiende la virtud que denota la polabra, quie rácional polisi dejar de marsia? Pero quien podrá menos de detestrala, cumho ella no sea mas que un mantre que cobije ambiciones hipó-eritas? ¿é enundo ella no sea mas que mierable delibiliad, que de osadia para nocivas immoderaciones de otros? Algunva immoderaciones bulo innegablemente en la última revultacion de España, a libie no tentas como ne canaqueres de la en controlar antes en el musulo; com que hace tenta mas honor el partido liberal de la nacion española, enanto que asilando de ten siglos de opresano evid y eliginte, no podis estas dueho en el nacto práctico de ha mederada liberada, ni delay de luera naturalmente tenner rerectiones en la solutora que seguida la topre resentamientos y venganas a polina escitar. ¿Que son las ilome derociones del tirma pod de la revolucion española, excapidas con las de la contraveolucion y con la demos que á esta hau equido?

Tolabay un amilitia seveno, citando herbos y personas, llegará quizás sigun.

Tolavis un analisis severo, citando heehos y personas, llegară quizis sălgun dia a ponerus shien ptemet, a ien las inmierizaciane de la revolucion hubo, cual finest y de donde provino alguna prite que pueda tilialise en los reinderes versileares versileares

Del estàntalo de simulaciones y tormolitos de esta especies, 6 inherente à reroluciones como la de España, 6 inoculado en ella por ejamplos de revoluciones emergiante que en otros paises la precedieron, los astrechos limites de este pipel no me permites sino una milicación, pero que vele por muelas. ¿En amace de quien está hoy la policia secreta de España, escusiva à lo interior y esterior del reino, y el pogo de los empleados en ella E lan las de don Mannel del Regnos carnor y mensajero diligentismo en la capitalación elle guerral Ballesteros, y euro forore en he octo cleada la libertad del señar do des Fernandos VII ha sercitado las gravatias que ya tenia delha en contro del sistema constitucional, saí que vió que la declaración de kenmedrio de la patria, que se junio de 1820.

ihan ya desapareciendo á pesar del apoyo y escitacion que se les daba de á fuera, y aun algunos de ellos se habian convertido en defensores de su patria en la península y en América. De creer era que pronto se habrian estinguido del todo, y venido á aumentar las filas de los constitucionales, luego que hubiesen visto bien sostenida la independencia de su pais. Por que si todos los pueblos del mundo generalmente se alistan en las banderas del vencedor, especialmente cuando este es nacional ¿ qué no hubiera debido prometerse la España de todos sus valientes y pundonorosos hijos, si algunos reveses de las tropas francesas hubiesen recordado á los estraviados, memorias de la guerra anterior, y el campo de gloria que se les abria nuevamente concurriendo à la desensa comun? El transacionismo desvaneció tan fundados cálculos, dejando caer la espada de muchas de aquellas manos á quienes se habia confiado, y que por sus juramentos y por su interes debieron tenerla siempre levantada; y así hizo mas daño que cuantos habrian podido originarse de todos los partidos estremos.

Custro meses eran ya pasados despues de la entrada de las tropas francesas, sin que nada hubiese aun manifestado el duque de Angulcuna accrea de la suerte ulterior de la España. Al fin el 8 de agosto pareció el decreto espedido en Andujar por el duque de Angulema, en el cual considerando que la ocupacion de España por las tropas francesas de su mando le ponia en la indispensable obligación de proveer à la tranquilidad de la España, y à la seguridad de las tropas francesas-s, dispuso-1.º, que las autoridades españolas no pudiesen hacer arresto alguno sin la autorización del comandante de sus tropas dentro del distrito en que se hallasen. 2.º Que los comandantes en gefe de los cuerpos de su ejército hicieseu poner en libertad todos los que hubiesen sido presos arbitrariamente y por motivos políticos, singularmente los milicianos que

le hicieron les Côrtes por aus servicios en favor de la libertad nacional y del restoblecimiento de la Constitucion, no cra bestonte poderosa à alcanzarle la intendencia de la Habana, que pretendió con tanto ahiaco y petubancia.

regresasen á sus casas, esceptuándose aquellos que despues de entradas en ellas hubiesen dado justos motivos de queja. 3.º Que los comandantes en gefes de los cuerpos de su ejército estuviesen autorizados para hacer arrestar á los que contraviniesen á la presente órden. 4.º Que todos los periódicos y periodistas quedasen sujetos á la vigilancia de sus tropas. » Aunque este decreto, como se vé, era mas de política conveniencia francesa en el momento, que de trascendental interes á la España, siempre disminuia las persecuciones, y daba una cierta esperanza de que comenzaria á adoptarse un sistema de amnistía y moderacion con respecto à lo general de la nacion. ¡Cual no se quedaria esta al oir que el inmediato dia 26, ya otra esplicacion del duque de Angulema sobre dicho decreto, publicada en el Puerto de Santa María, desvirtuó y anuló completamente el decreto de Anduiar! Esta esplicacion fué dada á consecuencia de una protesta de la Regencia de Madrid, con fecha del 13, dirigida al duque de Reggio, en razon de que veinte y dos españoles, presos en la cárcel de villa, habian sido puestos en libertad por los franceses à virtud del decreto, lo cual atacaba la soberanía del rey, y ultrajaba la autoridad de la Regencia. Para dichas protestas contaba la Regencia con el seguro apoyo que encontró en el alboroto de Madrid, y en las sediciones de las tropas de la Fé, que el Trapista y Mr. el conde d'Espagne mandaban en Rioja y en Navarra. La esposicion que en 20 del mismo agosto enviaron las últimas á la Regencia hablaba del decreto de Anduiar, « como del complemento de la usurpacion del duque de Angulema, y como de un atentado que ni aun se atrevió à conseter el tirano del mundo», y concluia pidiendo « que fuese inmediatamente reprimido á toda costa, aunque la España se viese cubierta de cadáveres de sus hijos, pues esto era menos malo que el que viviese envilecida sufriendo yugo estrangero.» Así el duque de Angulema, desde el primer paso conciliatorio que quiso dar en España, tocó el desengaño de que aun sus propias hechuras en el partido que iban á proteger sus tropas, se revolvian tambien contra él, como usurpador y atentador contra la soberania del rey. Si esto debió ó no serle bastante para retroceder de un paso, acabado de dar por obligacion tan indispensable, como la que dictó el decreto, eso es ya otro punto que no me concierne á mi.

Antes de llegar el duque de Angulema al Puerto de Sta. María dos generales franceses que le habian precedido intentaron oblicuamente algunas comunicaciones con el gobierno español, ofreciendo concesiones políticas (1). Pero ya por que se dudase de la competente autorizacion de dichos generales, ó por que las comunicaciones no se entablaron en forma, ó por esperarse prontamente al duque de Angulema, ó por cualquiera otra causa, las comunicaciones no salieron de la esfera de privadas y confidenciales, sin carácter alguno ostensible. Al dia siguiente de llegar el duque de Angulema al Puerto de Santa María, escribió con fecha de 17 de agosto al señor don Fernando VII una carta en que le decia; « el rey mi tio y señor habia pensado (y los sucesos nada han alterado su opinion) que V. M. restituido á la libertad, y usando de clemencia, tendria á bien conceder una amnistía, necesaria despues de tanta turbacion, y dar á sus pueblos, convocando las antiguas Córtes del reino, garantías de órden, de justicia y de buena administracion. Puede contarse con cuanto la Francia y sus aliados, así como la Europa entera sean capaces de hacer para este acto de vuestra sabiduria; yo no tengo inconveniente en salir garante de ello. » Antes de pasar mas adelante conviene observar la conformidad de esta propuesta con lo que Chateaubriand escribia á Canning en 23 de enero. «S. M. C.ma pide, que S. M. C. pueda hacer por sí mismo y de su propia autoridad las

<sup>(1)</sup> A ext-s commonicariones abulió sin dudo Ouvrard, cuando quiso darse himpotanesia de devir que M. L. fué con un visition de les Cottes paus el, dirigida 6 que coatribuyese para con el dupue de Anguleme à transigir sobre ve-forma de Considercion. Yo me hillo completemente en estado de segurar, que M. L. ni iniquema etra persona estavo jamas energenda por las Cottes, de van de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa del completa de la completa de la completa del completa del completa de la completa del completa del

modificaciones necesarias en las instituciones, que han sido impuestas á la corona de España por algunos soldados en rebelion. A esta concesion libre de instituciones rectificadas por el rey Fernando, el rey de Francia piensa que seria bueno añadir una amnistía plena y entera por todo acto político desde 1812 hasta el dia de la promulgacion de la concesion real. Así desapareceria de la Constitucion española el vicio de esencia y de forma que pone en peligro todas las monarquías. El que suscribe osa creer que proposiciones tan justas y moderadas obtendrán el asentimiento de todas las potencias de Europa. »

A los cuatro dias de la fecha de la carta del duque de Angulema, esto es, el 21, contestó el señor don Fernando VII diciendo en sustancia, que si á sus súbditos conviniesen mayores garantías de órden y de justicia, que las que tenian, S. M. las acordaria con ellos; que convocar las antiguas Córtes, seria lo mismo ó peor que renovar los Estados generales en Francia; que deseaba una paz honrosa v sólida, que pusiese fin á los desastres de una guerra que la España no habia provocado; y que tenia comunicaciones pendientes sobre este punto con el gobierno de S. M. B. El embajador de este, sir W. Acourt, en el instante que supo el numbramiento de Regencia el 11 de junio en Sevilla, habia tenido una conferencia secreta de mas de una hora con el señor don Fernando VII, y acto continuo pasó una nota al gobierno español, diciendo que no podia reconocer la Regencia. De todos los ministros estrangeros que à la sazon habia en Sevilla, entre los cuales se contaba el de Sajonia, él fué el único que se quedó allí, donde tal debió ser su fama, que aunque protestante, fué aclamado por aquel católico pueblo, como gobernador en el tumulto que sobrevino á la salida del rey. El gobierno español inmediatamente que llegó á Cádiz contestó à la nota de Acourt, participándole la reintegracion del señor don Fernando VII en el mando, supuesto que el nombramiento de Regencia no habia sido sino para el viage, que S. M. se negó resueltamente á hacer. Este aviso y contestacion del gobierno español à Acourt, se perdió ó se hizo perdidizo, cosa que no sé yo si llegó à averiguarse bien. Con este motivo el gobierno español repitió su despacho, y en 11 de julio respondió Acourt diciendo que iba á salir de Sevilla para Gibraltar, y que desde aquella plaza neutral (donde luego no queria que fuesen admitidos ni emigrados españoles, ni ingleses procedentes de España), estaria prouto á dirigir, bien al gobierno, ó bien al ejército frances cualesquiera proposiciones, si el gobierno español procurase en alguna circunstancia la intervencion del ministerio británico. El gobierno español en 20 inmediato volvió á escribir á Acourt, instándole á que fuese á la plaza de Cádiz, á lo cual Acourt no dió respuesta alguna. Sin embargo su ofrecimiento habia animado al gobierno español á solicitar la intervencion británica, á lo que contestó Acourt en 31 de agosto, que para interponerla era menester que fuese aceptada por la Francia, y que propuesta al duque de Angulema por nota del 27, habia este respondido, que falto de facultades para dicha aceptacion, habia trasmitido la propuesta al rey su tio, y avisaria el resultado á la mayor brevedad posible.

La pérdida del Trocadero sacó al gobierno español del estado en que se hallaba esperando el aviso que á Acourt tenia prometido el duque de Angulema, á quien el 4 de setiembre llevó el general Alava una carta del rey pidiendo un armisticio, y siendo además portador de una instruccion reservada, cuyo objeto era, que sin comprometerse á nada, y manifestando siempre la firme resolucion del rev á no gobernar nunca sino conforme á las leves fundamentales, y que á los españoles garantieran todos sus legítimos derechos, y les asegurasen una verdadera representacion nacional, elegida uniforme y libremente por ellos con arreglo á sus costumbres y necesidades, y al espíritu del siglo, descubriera, en cuanto pudiese, las intenciones y la disposicion del duque de Angulema, y las basas ó principales condiciones que ecsigiese para la paz ó el armisticio en sus casos respectivos. Alava ni aun consiguió hablar al duque de Angulema, el cual por su ayudante de campo, duque de Guiche, contestó el dia siguiente al señor don Fernando VII: « yo no puedo tratar nada sino con V. M. solo y libre. Cuando esto se verifique, yo

empeñare con instancia d'V. M. á decretar una amnistra general, y á que de su plena voluntad dé, ó á lo menos prometa aquellas instituciones, que en su sabiduría juzgue convenir mejor à las costumbres y al carácter de sus pueblos, para asegurarles su dicha y su tranquilidad, y que puedan servir de garantías para lo futuro. » En el propio dia el rey preguntó al duque de Angulema, ¿ qué era lo que requeria para considerarle libre? à lo cual el duque de Angulema respondió al dia inmediato, « que el que S. M. se hallase en medio de las tropas del duque, ya fuese en Cádiz, ó en el Puerto de Santa María, ó donde S. M. tuviese por conveniente.» Ademas por separado, en una nota que el duque de Angulema mandó entregar al general Alava, se insistia en el contenido de su carta del 5, se pedia que el rey y la real familia se trasladasen al Puerto de Sta. Maria ó Chiclana, y que una division francesa entrase en Cádiz, v se ofrecia que todo el que quisiese salir de España, podria hacerlo libremente. El rey manifestó el 7 al duque de Angulema, que estaba pronto á que tratasen los dos solos en plena libertad, bien fuese en un parage á igual proporcionada distancia de los dos ejércitos, y con la seguridad reciproca que correspondia, bien en algun buque neutral bajo la fé de su bandera. El duque de Angulema nada dijo por escrito, si bien en una larga conferencia de Alava con él manifestó negarse absolutamente á su conferencia con el rey en huque neutral, « por que la Francia no queria que potencia alguna interviniese en los asuntos de España. » Nombró además á los generales Bordessoulle y Guilleminot para que tratasen con Alava sobre los medios de la pronta terminacion de la guerra. Singular es que habiendo dichos generales asegurado de palabra, que se daria una amnistia, y que antes de 48 horas de encontrarse S. M. del otro lado del puente de Zuazo daria tambien una proclama, « ofreciendo un gobierno constitucional que estuviese en armonía con las luces del siglo, no por brazos ó estamentos, sino por una representacion igual de todas las provincias, por que el interes de la Francia ecsigia, que este género de gobierno representativo se estableciese en España, para la propia tranquilidad de la Francia, que no se conseguiria siendo diferentes su gobierno y el de España »; singular es, repito, que habiendo dichos generales dado tales seguridades de palabra, no quisiesen dar estas proposiciones por escrito, ni se conviniese en el armisticio, ni se admitiese la intervencion de sir VV. Acourt, ni se dejara de instar por la salida del rey y de su real familia de Cádiz, y por la ocupacion del mismo Cadiz ó de parte de la isla gaditana por las

tropas francesas.

Sir W. Acourt habia pedido al gobierno español basas sobre que fundar su mediacion, y aunque luego con fecha del 12 avisó que esta no habia sido admitida por el duque de Angulema, ya con la del 7 el gobierdo español le habia sijado estas basas, que no eran otras sino amnistia y gobierno representativo segun las luces del dia. Cortadas las comunicaciones con Acourt respecto á que ni queria ir á Cádiz, por mas que el gobierno español le habia repetido esta súplica, ni era admitida su mediacion ó séanse sus buenos oficios, volvieron sin embargo á abrirse las comunicaciones con los franceses, quienes en proporcion que mas estrechaban y hostilizaban la isla gaditana, mas esforzaban tambien su pretension de que el rey y su real familia saliesen de ella. Con esta pretension aparentaron últimamente ceder en la de ocupar dicha isla gaditana en el todo ó parte, por que sin duda sabian bien, que como luego sucedió, se habia de mandar que les fuese entregada en el momento mismo que el rey se hubiese separado de las murallas de Cádiz. En fin el rey vino á quedar en libertad de irse donde quisiera, y nadie ignora lo ocurrido desde que el 1.º de octubre de 1823 llegó al Puerto de Santa María.

He querido hacer esta lijera reseña de algunos de los hechos justificados del último período constitucional de España, por que ella sola me releva de la necesidad de muchas reflecsiones. Si el gobierno español últimamente se allanó á transigir, y en las basas de la transacion, que eran amnistía y gobierno representativo, los franceses decian estar conformes con el gobierno español ; por qué la transacion no se verificó? ¿ por qué no se suspendieron entretanto las hostilidades? ; quien ha visto que estas continuen entre dos naciones que estan conformes en los términos de ajustar la paz? ¿ qué tenian los franceses que temer de una plaza sin recursos, y á la que tan estrechamente sitiaban por tierra y mar? No otra cosa ciertamente sino el que no se realizara el objeto, con que en el discurso de Luis XVIII se habia dicho que se emprendia la guerra; que Fernando VII fuese libre para dar á sus pueblos las instituciones que no podian emanar sino de él, entendiéndose libre Fernando VII. cuando se hallase en medio de las tropas francesas, segun la esplicacion del duque de Angulema. Mejor diré, segun la esplicacion que al duque de Angulema tenia dictada el gobierno frances, porque es menester advertir, que el duque de Angulema en su campaña de España no fué en realidad sino mero ejecutor de los planes de dicho gobierno, el cual logró llevarlos á cabo, tales como desde el principio se los habia propuesto. En las palabras que antes copiamos del despacho de Chateaubriand à Canning, hallamos el testo original de la primera propuesta del duque de Angulema al gobierno español. Veamos ahora tambien el de sus últimas propuestas en otro despacho del mismo Chateaubriand al conde de Lagarde con fecha de 18 de enero.

« Todo estará acabado entre la Francia y la España el dia que Fernando VII pueda por sí mismo y de su propia autoridad hacer las modificaciones necesarias en las instituciones que S. M. C. rectifique ..... Cuando S. A. R. el duque de Angulema, que debe mandar cien mil franceses, se haya presentado en la orilla del Bidasoa, el rey Fernando podrá presentarse en la orilla opuesta, á la cabeza de sus tropas. Los dos príncipes podrán en seguida tener una entrevista, que acaso será seguida de un tratado de paz, de modificaciones constitucionales, y de la amnistía que desea S. M. C.ma Entonces no solamente se retirará nuestro ejército, sino que nuestros soldados, nuestros navíos y nuestros tesoros estarán á la disposicion de la España. " Yo creo que nadie habrá ya que pueda dudar que la entrevista del duque de Angulema, al frente de cien mil hombres en el Bidasoa, con el rey Fernando, que se

sabia bien no podia llevar allí el mismo número de soldados constitucionales, y que se sabia bien que allí habia de ser inmediatamente rodeado de los facciosos españoles. aucsiliares de los cien mil franceses, era idéntico, absolutamente idéntico á constituir el duque de Angulema libre al rey Fernando en medio de sus tropas; y el testimonio concluyente de ello es, que luego el duque de Angulema se negó á una entrevista semejante, cuando el gobierno español le propuso que fuese « en un buque neutral bajo la fé de su bandera, ó en un parage á igual y proporcionada distancia de los dos ejércitos y con la recíproca seguridad conveniente. » Y yo creo que nadie habrá que pueda. ya dudar tampoco, que aquel acaso, de que había de depender todo lo que en la entrevista del Bidasoa se acordase entre los dos príncipes, y que jamás pudo ser acaso para el gobierno frances que siempre supo las verdaderas intenciones del rey Fernando por sus comunicaciones secretas. era idéntico, absolutamente idéntico al resultado del empeño con instancia que cuando el rey Fernando estuviese libre en medio de las tropas del duque de Angulema, le habia de hacer este, para que de su propia voluntad diese. ó á lo menos prometiese aquellas instituciones que en su sabiduría juzgase convenir mejor á las costumbres y al carácter de sus pueblos, á fin de asegurarles su dicha y tranquilidad, y que pudiesen servir de garantías para lo futuro. La demostracion que acabamos de hacer, si por un lado lo es de que las proposiciones todas del duque de Angulema, no eran ideas que le iban saltando á medida de sus fáciles triunfos, adquiridos por los medios dispuestos para economizar hombres y para acelerar los sucesos, sino que eran efecto del plan que el gobierno frances coordinó desde el principio; de otro lado no menos debe serlo de que el único modo de haber trastornado este plan era, no el dejarse desarmar por capitulaciones que llevaban directamente á la ejecucion del plan del gobierno frances, sino pelear hasta el último estremo y con la mayor constancia.

Dificultades quizás encontrarán algunos en concebir como un rey puede únicamente hallarse libre en medio de tropas estrangeras. Pero son tantas otras las que yo encuentro ecsaminando los sucesos de la intervencion estrangera en España durante su último período constitucional, que en balde me cansaria en querer esplicar una, quedando las demas en pie. Por ejemplo, si respecto á las instituciones que gustase dar á sus pueblos el rey de España, aun cuando no estuviese en medio de las tropas francesas, era bien conocida su libre voluntad por el amor heredado de los Borbones de España al gobierno absoluto. por los hechos mismos del rey Fernando desde 1814 á 1820, y por sus comunicaciones secretas con los principes de Europa desde 1820 á 1823; ¿á qué vinieron, ó que significaban « las intenciones de Luis XVIII al emprender la guerra de España, no variadas por los sucesos, la garantía del duque de Angulema, y el apoyo de toda la Europa sobre que á la España se diese una amnistía, necesaria despues de tanta turbacion, y con la convocacion de las antiguas Córtes del reino, garantías de órden. de justicia y de buena administracion? » Si en los últimos dias del mes de agosto el duque de Angulema « necesitaba la respuesta del rev su tio para admitir o no la mediacion à séanse los buenos oficios del ministro británico » ¿ cómo ya en los primeros dias del mes de setiembre. cuando aun no habia podido recibir dicha contestacion, da el duque de Angulema la terminante respuesta de que la Francia no queria mas intervencion en los asuntos de España que la suya propia? (1). Si el tratado de 24 de diciembre de 1824 sobre ocupacion de la España por las tropas francesas, tuvo por uno de sus principales objetos la consolidacion de la legitima autoridad del señor don Fernando VII, y segun el discurso de Cárlos X, el 27 de enero de 1828, « el estado de la España le permitia va retirar las tropas que habia dejado á disposicion de S. M.

<sup>(1)</sup> En la caenta no cabe error. La proparsta de Acourt del 27 de agosto desde Cibrister no publi Cligar al duque de Angalema en el Peurto de Sonta Marin hauts el 36 à lo mesos. La respuesta fué dada al e-meral Alova en 7 de estembre inmediato, y regesida largo à Acourt antes el el 25. En los disei liste estembre inmediato, y regesida largo à Acourt antes el el 25. En los disei liste participato de la comparta del la comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta del la comparta del la comparta de la comparta del la comparta del

C. . esto es . cuando la dicha autoridad que se califica de legitima, era la del mas ilimitado poder absoluto, y cuando durante la ocupacion era visto el encarnizamiento. que lo mismo ha seguido despues de ella, de las persecuciones contra los liberales, verdaderos ó presuntos ; de qué sirvió el comprometimiento del duque de Angulema, « sobre empeñar con instancia al rey Fernando á decretar una amnistía general, y á que diese, ó á lo menos prometiese aquellas instituciones .... que asegurasen á sus pueblos su dicha y su tranquilidad, y que pudiesen servir de garantías para lo futuro? (1). Y si para hacer un empeño con instancia, se requiere tanto mas tiempo y firmeza, cuando mayores sean los obstáculos que haya que vencer, y cuanto en el empeño esten mas comprometidos el honor y las públicas y solemnes palabras del que debe hacerlo ¿ cómo es que el duque de Angulema se dió tanta prisa á salir de España, que el 23 de noviembre habia ya entrado en Francia? ¿Y cómo es en fin que despues de abandonada así la España esclusivamente al poder absoluto del señor don Fernando VII, todavía además de-

<sup>(1)</sup> En la amplificacion que del citado discurso de Luis XVIII bizo el ministro de negocios estrongeros, conde de la Ferromays, en la Camara de los Pares el 15 de febrero inmedicto, hay un pármfo singular. « No puede ercerse, dijo, que jamás entrase en el pensimiento del rey, ni en el de su augusto predecesor, intervenir bajo los auspicios de la fuerza en el gobierno interior de España; la presencia de las tropas francesas habria aun selo todovia à sus ojos un motivo de dar una forma mas dulce a los consejos, que ellos debian á un rey que In Francia acababa de restablecer en su trono. S. M. ha querido prestor una fuerza sutelar à la España, y no podia buscar en ella un medio violento de obrar sobre las resoluciones de aquel gobierno. Una acción mas natural, aunque mas indirecta, la de los ejemplos, está gloriosamente ejercida desde la rest: uracion por los Borbouse de Francia » Segui esto, la permanencia de las tropos francesas sa España no había de servir sino para dulcificar non lo consejos, que conclui-da la campaña debia el gobierno frances da al españo l, y su fuerza tutelar no tenia que producir otro efecto desde 1823 sino el que desde 1814 habin producido la acción de los ejemplos, ejercida desde la restauración por los Borbones de Francia. Entiéndese esto anu restringiéndolo puramente al gobierno interior, en que Carlos X ni Luis XVIII quisieron intervenir, sin duda ni aun euando tuvo lugar la invasion de España, pues les infinites españoles posterior-mente sacrificados à la venganza del partido sostenido por la fuerza tutelar, podran siempre deponer acerca de lo que les sirvió dieha fuerza tutelar de la España, así que la Francia dulcificó el consejo de que se diese una amnistia necesaria despues de tanta turbacion.

jaron de eumplirse, por parte de la Francia, las capitulaciones de plazas que con el duque de Angulema ó con sus generales á nombre de él se hicieron, no obstante que á ciertos generales de ejércitos españoles se asignó desde luego la misma pension, que acaba de ser estimada suficiente para dotar á los Pares del reino?

Si se pretendiese que el duque de Angulema creyó despues de la salida del rey Fernando de Cádiz, que no podia contrarrestar el partido que se apoderó de S. M., que no fué otro que el mismo que tambien se apoderó de S. M. en mayo de 1814, y del que en marzo de 1820 el rey Fernando vino á decir en sustancia, que le habia quitado la libertad de juzgar y de obrar, supuesto que le desfiguró el estado y los descos de la nacion, esto propio no podia dejar de preverlo y conocerlo el duque de Angulema, no va en fines de setiembre, sino desde lo sucedido eon el decreto de Andujar en agosto anterior. Y si de parte del gobierno frances, de cuyo plan va hemos dicho que el duque de Angulema era mero ejecutor, hubiese habido alguna buena fé, el temor de que en 1823 se repitiese lo sucedido en 1814, era lo que mas debiera estimularle á que las intenciones ya solemne y públicamente protestadas y enunciadas del duque de Angulema y del rey su tio, con el apoyo de toda la Europa, se asegurasen con una transacion garantida por la intervencion británica, como lo propuso el gobierno español. Habria habido jamás partido alguno en España que se hubiese opuesto á una transacion de esta especie, garantida por la intervencion británica, y apoyada por toda la Europa? Aun cuando cualquiera eesaltacion ó furor hubiese intentado, lo que no es tampoeo ereible, algun insensato amago de resistencia ; el duque de Angulema no habria tenido en todo caso el recurso espedito de preservar al rey Fernando de la violencia de todo partido de España, manteniendole libre en medio de sus tropas, ya que así habia dicho que únicamente se podia contemplar libre al rey Fernando? Supuesto que la nacion española habia llegado á un trance, en que debiera acallarse toda cuestion sobre el origen que corresponde á las instituciones políticas, el

(395)

único fácil y sencillo medio de salir de todas las graves dificultades del momento, era la espresada transacion, ajustada mientras el rev Fernando subsistia en Cádiz, con la intervencion británica y el apoyo de toda la Europa, y sostenida luego por el duque de Angulema conservando en medio de sus tropas al rey Fernando libre constitucionalmente, por el tiempo necesario á afianzar la transacion. que probablemente no habria sido tanto como el que ha durado la ocupacion para conservarlo absoluto.

Este plan si que podria haber sido mas eficaz, que la

blanda oratoria que luego se ha dicho empleada al efecto por el conde de Bourmont y el marqués de Talaru, y cuvas resultas no fueron otras sino la desgracia del último (1). El andar en 1823 repitiendo promesas, era hasta ridículo é indecoroso. Las promesas estaban hechas libre y espontáneamente desde 4 de mayo de 1814; lo que importaba era la ejecucion de ellas, y la ejecucion de ellas se conciliaba perfectamente de la manera referida con la libertad del rey, y con el principio de que las instituciones emanasen del trono. Los que han ponderado tanto el valor de los consejos dados por la Francia y la Inglaterra á la España en las generalidades abstrusas de que modificase su Constitucion de acuerdo con el rey, quisiera yo que nos hubiesen esplicado, como se podia liacer esto antes de la invasion francesa, en términos de que en la libertad del rev no se hubiese contemplado óbice, quedando al mismo tiempo la nacion con garantías. El consejo que en 14 de abril de 1823 dijo el lord Liverpool haber dado la

<sup>(1)</sup> Esta desgracia no puede menos de ser un misterio inesplienble para los que suponen, que el marqués de Talaru, instando en 1824 al gobierno espeñol por reformas de administracion pública, procedia de acuerdo ó en virtud de órdenes del gabinete de los Tullerios. Los que nos han dado estes noticias, suponen tambien que por aquel tiempo las cosas habian llegado en Espeña à punto de haberse tratado de llevar al rey Fernando á Burgos en medio de las tropes francesas, para que tuviese la libertad, de que en Madrid le privaban los ultrarealistas ó apostólicos. Yo que no estoy iniciado en tales arcanos, ignoro la reatidad de estos hechos, de los cuales si fuesen eiertos, no podia deducirse sino una confirmacion de lo que voy diciendo, en cuanto al único momento y forma de que la Francia hubiese logrado en España la transación que aparentaba querer, si verdaderamente la hubiese querido.

Inglaterra en 1814 al rey Fernando, de que aceptase y modificase la Constitucion, pudo entonces liaber muy bien tenido lugar. Fuéle fácil á S. M. disolver las Córtes, y ya disueltas las Córtes, le era todavía mas fácil haber establecido un nuevo sistema constitucional sobre las basas de su decreto de 4 de mayo, que dió tantas esperanzas. las cuales juntas al prestigio del triunfo nacional que se consideraba en el rescate del señor don Fernando VII, y al que à S. M. daba la persecucion que antes sufriera de parte de Godov y de Napoleon, valieron infinito para que las Cortes fueran disueltas. Pero lo ocurrido mismo desde mayo de 1814 y el modo con que en 1820 se habia restableeido la Constitucion, eran obstáculos insuperables á que las Córtes se disolviesen por sí mismas, para que S. M. modificase libremente la Constitucion de 1812, 6 que modificándola subsistiendo las Córtes y de acuerdo con ellas. este acuerdo se hubiese estimado libre. Todavía aun vencidas estas dificultades quedaba otra no menos grave, si no insuperable, cuya fuerza ponderó bien la comision diplomática de las Córtes en el dictámen que presentó á principios de mayo de 1823 en Sevilla : la dificultad era que las Córtes fuesen obedeeidas en punto que ó la nacion ó los que de mas eesaltados se jactaban en ella, aunque algunos fueron luego desertores de la causa nacional, podrian hacer considerar como esceso de las facultades de Córtes no autorizadas competentemente para alterar la Constitucion. Consejos, pues, reducidos á palabras hueras de sentido sin indicar la manera práctica de que este pudiese ser comprendido y llevado á efeeto, nunca fueron para mí á lo menos, sino un laberinto inestricable, de que no podia eneontrarse salida. La suerte de los acontecimientos, va que no la de la guerra, descubrieron por último una salida, si es que alguna vez hubiesen querido que se tuviese una siquiera los que daban los eonsejos. El no haberla aprovechado, acabó de poner en evidencia, que no se trataba sino de sacar al rey Fernando de manos de un partido, segun se llamaba á los constitucionales, para entregarlo en manos de otro partido, que era el de los absolutistas; para entregarlo á otro partido, que no era el de

la mayoría moral de la nàcion, y cuya mayoría física, si realmente cesistia, lo que yo niego, era tan impotente, que á pesar de todo género de auesilios estraños ha necesitado, para no desaparecer enteramente, de cien mil bayonetas francesas, á cuya retaguardia, en caso necesario, amenazaban ir todas las fuerzas de la Santa Alianza con anuencia y ecsultacion del gabinete británico (1). ¿ No fué por ventura esto lo que immediatamente, á saber, en 23 de marzo de 1824, se dijo que era haber ya reconciliado la España con la Europa? (2).

<sup>(1)</sup> Si de este molo ha de conocerse la voluntad de los pueblos, pongánse no cien mil bayonetas con los demás aucillos con que ellos contaban, sino muebo menor námero de ellos, sino toro aucalilo alguno, à disposicion de un buez gefe literal español. y se conocerá losy mismo cual es la voluntad de la nacion papadola. ¿Con cuntra hayonetas fué rest-blecida la Constitucion en 18-20.

<sup>(2)</sup> Algo mas adelunte una gran fraccion del partido, que como aneul'ir de los frances contribuyó a que el rey Fernando se viene tibre en media de las tropas sel duque de Angolema, creyó que S. M. no se hallala tibre con ellas, ni rodeado de prenous de ctar fireción de su mismo putido, sobre las que llovia los empleos y favores del monavea. Las proclamas que cludestinamente precediron en histarid al movimiento de Busarres na especto de 153 y el grito de las directos en la compara de la comparación de la cuerta de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la proclamas el dos erricas propiaración lo quintero, así como protocro la segundo las proclamas el dos rebules.

Le singular es, que los hombres que en estas últimas proclamas grislaban por per dabolito y por inquisicione, y que han essanola de traciro a limitarto Crus, de incupacidad à Zimbrano, de endebles y tonteria à Colomarde, y de contagio jacobra host al cultumiador y périfico cond d'Eupage, hoyan negerando que el grito de viva el erry, y muera el mal gobierno, ciol on el siglo XV cuando verso de contra el como de rery, y muera el mal gobierno, ciol on el siglo XV cuando como y y en el vivalo de Erligo IV y por adero en Literatud del condi fingue de Olivares, es un grito verduderamente naconal; que el precepto de obelecer á los principes de la tierra no es ramo para que equello que tienen el poder, no conorcen mas leyes que sus odios y ceprichos; que el rev decharado reledes á los agraviados, se identificaba con los ministros tracibres, y se hosta manconsundamente responsible de has tipusticias y de los crimenes de ellos; y que una guerra puede ser necesoria.

Le singular et que los hombres que en esta últimas proclamas gritaban por per aboulto y por inquiricion, hayan alegado en favor al esta grita los fiseros y libertades de Castaluña; que los estalanes son vanallos de pacto y de convencion; que desde el año de 1828 las leves tautieron por losse el consenimiento mústos de las soleranos, y de la macion representada por el clero, la nobleta y el coman, los mástros de competor de 1920, que disconeste políta bacer las enemiaciones o competor de 1920, que disconeste políta bacer las enemiaciones oportumas, retirindose en eguida, se meclasen de manera alguna en los debutes parlamentarios; que conclusidas las Córtes, el rey on de rodilla en ilerra à pre-

# (398)

Si esto se halla puesto ya en evidencia tan plena ¿ que medios, ni que ocasion puede contemplarse que nunca

seneia de todos los miembros de ellas, los cuales se mantenian en pie, juraba sobre la santa Cruz y los Evangelios la observancia de las leyes que acababan de hacerse; que las disposiciones emanadas de las asambleas legislativas eran obligatorias pora el gefe del Estudo, lo mismo que para los súbilitos; que toda órden o provi-dencia que se opusives á esto, era nula de derecho; que este principio contervador había sulo solemuemente reconocido por muchos reyes de Aragon, por Fernando I, en las Córtes de Barcelona de 1413, por Juan II en las de Monzon de 1470, y por Fernando el Católico en 1481; que habiendose esperimentado inconvenientes en la comision temporal y mista de la representacion de la corona y de la nacion para juzgar las quejas de abusos del poder, euva jurisdiccion fenecia a poco de cerradas las Cortes, decretaron las de Barcelona de 1299, que hubiese una comision subsistente de Cortes à Cortes, que velase sobre el cumplimiento de las leyes nacionales y de los privilegios de la nobleza y del comun; que los poderes de esta comision fueron aumentados en las Córtes de Lérida de 1300; que esta institucion imperfecta fue reemplazada en las Córtes de Cervera de 1359 por el tribunal Ilamailo de la diputacion bajo la forma y con la autoridad de las mismas Córtes en el intervalo de unas à otras, de modo que la nacion estuviese siempre representada; y que si à pesar de estas preeauciones la diputacion no podia contener la arbitrariedad y las leyes nacionales fuesen holladas, la nacion desligada de sus juramentos por la infraecion que el principe lacia de los suyos, podia recurrir à las armas, por que la Cataluña no pertenecia al rev sino bajo las susodichas condiciones; que en fin à semejantes instituciones debieron los catalanes su patriotismo, su valor, su libertad, su orgullo nacional, bien justificado en la gloria que adquinieron en las Baleares, en Sagunto, en Sicilia y Napoles, en su rivalidad maritima eon Genova y Venecia, en las inquietudes que sus intrépidos almugáraves causaron al imperio de Byzmeio con sus leves mercautiles adoptadas en toda la costa del Mediterraneo, y cuando, mientras que sus galeras ocupaban el Pireo, la Grecia oin sus trobadores, los enales à la sombra de las banderas barcelonesas que ondeahan encima del Aeropolis, cantaban sus versos sobre las ruinas de la patria de Eurípides v de Sofocles.

Lo singular es que los hombres que en las civades últimas proclamas grinban por rey absoluto y por inquisicion, no astistichos con alegar en favor de este grito los antiguos fueros y libertades de Cataloña, hayan querido añadir en su aprov aratos cirmphres de resilencia à la volunta de les versa. Tales son el de Alfonno IV, que en consecuencia de la oposicion de Eulao de Moncedo y de las municipa libades de Tortosa y de Veliceria turo que anulha en 153 ha donaciona monte participa de la trata y de Veliceria que que munha en 153 ha donaciona en propio puño en Leirida que la Cataloña no estas obligada à oblectera il rey en tanto que el rey no jure mantener las leyes y privilegios de ella, y á conferar despues en Tarragonno el año de 1507, que en vertas Giette habia Ache do los centadores justicios de sus ministros y de si misme y el de Junu I, que negándose á resporar el agravio de que la Córica de Moncou de 1529 en quienton, tuvo al cabo en vista de la resistencia armada que contra el se proprada, que invalidar las por 100 establesar, no tué jundo por estos hasta depresa el habre di jundo tre vece los fueross, y á quien en ha Córtes de Montou ham de la mismo de Delpia llamó al dedea por habetes indigando contra ella á casua del digusto que montarros al sedes por habetes indigando contra ella á casua del digusto que montarros al sedese por habetes indigando contra ella á casua del digusto que mostraros al

tuviese la España á fin de transigir, despues de la invasion, de algun modo que le asegurase un sistema re-

serle roleado de esstellanos, reputados como estangeros; el del infante don Alfono, á quien el tribunal de la diputerón impidió la coudena de un procesado sin las formáliades legales; el del mismo rey don Fernando, al que Fiviller, primer cóssul de Breclanos (que on es adomogos, sino un magistrado integro tan test que el rey le nombró su albaces, en el estamento que otorgó en Igualado) redupo à pagar un derecho manicipi, el stablecido por leves de que el rey queris dispensarse, no obstrute de estar hechas para todos indistintamente; el dis Altono de la completa de esta de est

Folleto publicado en Paris este año de 1829.

Los rengiones que literalmente acal-o de copiar de una ecsagerada defensa de la antedicha insurreccion de Cataluña, ofrecen materia para muchas consideraciones. Yo me estiré à indicar les que me percen mas importantes. Primera, que los mayores liberales de Espoña, adictos à sistemas represent tivos, nunea han ponderado mas las ventajas de el en España, que los proclamadores del poder absoluto y de la inquisicion en Cataluña, petronos de las guerras civiles. Segunda, que esta es una concluyente prueba de que el poder absoluto no puede ser amado realmente sino de las sanguijuelas y parasitos que en el acto viven y engordan con el. Tercera, que los principes adjudiciandose la interpretacion de cuando son ó no libres, han enseñado tambien á los pueblos y á los descontentos el modo de calcular cuando deban ó no reputarlos verdaderamente libres. Cuarta, que no habiendo, ni padiendo haber persona alguna en el mundo que sea ton Libre en proceder à su antojo, que frecuentemente deje de encontrar impedimentos físicos ó sociales, de sentimiento interior de conciencia ó de respeto al decoro público, los principes tampoco puedeo menos de obrar con sujection à algo, y que este algo, con niugun acuerdo cabe ser mejor determinado, que con el de aquellos sobre quienes ha de reeser inmediatamente la ventaja ó daño de las determinaciones. Quinta, que los principes que unicamente ilescen la estension de su poder con el fin de hacer bien à sus pueblos, objeto de la instituci in de todo gobierno, deben estar seguros de que en cualquier sistema la autoridad del que bace el bien. comun será grandisima, porque generalmente nadie hay tan mentecato, que retire 6 quiera eneogido el brazo que ve alargado en su anesilio. Sesta, que si la condicion y fragilidades humanas, de que no están esentos los principes, les debe hacer temer errores, estos errores nunca les serán imputados cuando haya otros hombres que sean los únicos responsables de ellos , en enyo erso tampoco los principes nunea seran identificados con ministros traidores, ni mancomunados en los cargos de injusticias y crimenes de estos.

El colorario natural de todo ello es, que si en los sistemas representativas los peíncies pesiden miare coartada en cirto modo aquella leve voluntad de cominado caprieho, que es dado ejercer à la miserable alcilidad humans y por entre los vinculos evides, esta contracione se halla sobralamente recompensada con la segardad que en teles sistemas tienen los principas, de que sa poder recibirá to lo ensuise e anando usen un el el en baneficio de sus pueblos, y le que cuando sean inducidos á errores por propio ó por ageno impulso, de estos errores sal como de los demás e agravios ó inculpaciones de cualquera glauro, otras hombres son

les que ban de responder esclusivamente.

presentativo cualquiera? Con los medios que el gabinete frances adopto para economizar hombres y acelerar los sucesos, y con el señuelo que con sus promesas y esterioridades puso para el transacionismo, otro que el de transaciones fué su gran proyecto; otro el proyecto de la Santa Alianza, cuyo órgano político y cuyo material instrumento era la Francia. Este provecto, ensayado en Italia, y del que la Italia y la España debian ser las primeras víctimas, no era mas que el de colocar el continente europeo bajo la férula del poder discrecionario. Si mis proposiciones pareciesen sospechosas, no deberá juzgarse tal el testimonio de un hombre, que ha blasonado de haber sido el primero que proclamó la legitimidad en Francia. «Hoy hace diez y seis años, dijo el príncipe de Talleyrand el dia que en la Cámara de los Pares habló sobre la contestacion que debia darse al discurso de la corona, de 28 de enero, que llamado por el hombre que entonces mandaba el mundo, para ser consultado sobre la lid que iba á empeñarse con el pueblo español, tuve la desgracia de disgustarle, anunciándole lo que sucederia, y el cúmulo de riesgos y de males que acarrearia. Perdí el favor en premio de mi sinceridad, y es raro ciertamente el destino que me conduce al cabo de tanto tiempo á emplear con el soberano legítimo los mismos esfuerzos, y á reproducir de nuevo el mismo dictámen y consejo ..... Señores, la cuestion de la guerra no es como se afecta una cuestion de dinastía, sino una cuestion puramente de partilo. No se trata de los intereses del trono, no, sino de los de un partido, tenaz en sus antiguos odios, en sus añejas pretensiones y que mas que á la conservacion aspira á la reconquista. Es una satisfaccion, una venganza la que se intenta tomar sobre las alturas del Pirinco..... La Constitucion española está llena de imperfecciones; yo lo pienso así. Mas de cuando acá se han ereido autorizados los pueblos vecinos para ecsigir del modo que se hace ahora, de una nacion independiente, la reforma de sus instituciones políticas? ; A qué viene á reducirse en esta teoría la independencia de las naciones? ¡Qué estraños legisladores, qué singulares Licurgos cien mil soldados, y otros cien mil tras ellos! ¿A quien quiere engaïarse con este quijotismo político? ¿ Se persuade nadie que esta moderna cruzada sea un misterio para los pueblos? No, señores, España conquistada, y como ganada para la causa de la libertad, España sin clases privilegiadas ofrece un espectáculo horroroso é insoportable al orgullo, y no conviene permitirlo. Es preciso hacer en España lo que no se ha hecho eu Francia, la contrarevolucion.... Al rey se le engaña, señores; desengañemosle, esta es nuestra obligacion. Se le dice que su pueblo quiere la guerra, y su pueblo no desea sino la paz., y su pueblo no desea sino la paz., y su pueblo no desea sino la paz.,

Mientras mas distante se crea haberse hallado la guerra de España, de los principios de justicia y de sabiduría de Luis XVIII, mas doloroso será que a su engaño diesen lugar las graves enfermedades de los últimos años de su vida; que estas enfermedades lo dieran á que le rodease é influyera en la política de su gabinete la faccion, « que ni con el tiempo, ni con los sucesos, ni con los viages ha olvidado ni aprendido nada»; que al frente de esta faccion se colocára por la fama de sus talentos el hombre que « en el sistema de esclavitud de los antiguos había descubierto la causa de la superioridad de ellos sobre nosotros » (1); el hombre que en la defensa de teorias y de principios políticos encontró el fundamento de la guerra

<sup>(1) «</sup>Es indudable que no se puede gozar de todos los facultades del espiritu sino cuando se esta desembarazado de los cuidados materiales de la vidas y nunca se está totalmente desembarazado de estos cuidados sino en los poises donde las artes, los oficios y las ocupaciones domésticas están obandonados á esclavos. El servicio del hombre as dariado, que os deja cuando le parece, y envas negligencias ó vicios estais obliga lo á soportar, no puede ser comparado al servicio del hombre, cura vida y cura muerte están en questras manos. Por otra parte es tambien cierto que el habito del mando absoluto da al alma una elevacion, y á las maneras una nobleza, que jamas se adquieren en la igualdad del estado llano de nuestras emdades.» Sin necesidad de glosa alguna se ve bien en estas pulabras cuales eran las ideas económicas y políticas de Chatenubriand en 1811 cuando publicó su itinerario de Jerusalem, aunque para no desmentir sus ideas religiosas añadió; que no debiamos sentir la superioridad de los antiguos, mediante à que era menester comprarla à costa de la libertad de la especie humana; y que bendijésemos al cristianismo que habia noto los grillos de la esclavitud. Todavia, sin embargo, en 1823 le bubo de quedar aquella oficion al mando absoluto y à aquella nobleza que pudieran componerse con la falta de esclavitud de los antiguos, pero sin admitir por lo demas transacion alguna antre la revolucion y la legitimidad.

de España, y para envolver al mundo entero en esta guerra, quizo que de ella se hiciese una cuestion enteramente europea y enteramente francesa; el hombre que osó constituirse responsable de cuanto se hiciese y se dijese en España, aunque sabia ya que se habia proclamado el poder absoluto en ella, y que el general Odonell habia calificado de beleño ó cicuta la Carta francesa, á cuya introduccion en España tenia dicho que se opondria, combatiendo á los que tratasen de llevarla; el hombre á quien Luis XVIII arrojó de su lado en 1815 con indignacion, por haberse atrevido á suscitar dudas sobre las rectas intenciones de la voluntad del monarca, contenida en la órden de 5 de setiembre, relativa á la disolucion de una Cámara que no habia sabido sino dividir y proscribir; el hombre que el mismo año, á la cabeza de un colegio electoral espreso al rev en una arenga muy semejante en el fondo á aquellas en que se repetia sin cesar que era menester esterminar los enemigos de la república, la viva emocion con que veia el principio de sus justicias.... y ser llegado el momento de que suspendiese el curso de su inagotable clemencia (1); el hombre, en fin, que con su Monarquia segun la Carta habia intentado destruir la Carta de la monarquía (2). Si sus compañeros del ministerio

[1] Véise la historia de su vida en la Biografia de los ministros de Francia desde 1791 hasta nuestros dias.

<sup>[2]</sup> Marmet, Chitembriand rejutado por si mismo. Los subios, se ha dicho medius veces, no sin por lo commit los mas à propisito pura la revoluciones, pur que so secsivir circumspeccion les priva de la curregia que sané sen necesaria en circumstancia difficies. El vizconde de Chitembriand, dirir yo tumposito para la direccion de negocios publicos en tiempo de retamenciones. Nomembria mismo en Gaud, cunho en 1815 se retirio dill. Laia VIII, è conoccencia del regreso de Neption desie la lais del Ella, el vizconde de Chatembriand presento à Laix VIII un informe el sobre el ecubio interior de la Francia, que pura atracree todos los intervers nacionales improdentemente amenazados en el informe. Así que, dies la referiba Biografia, el primer acto de Chatembriand como ministro fie un grande error. Al são siguiente sucedió lo de la Monarquia segua la Carte. El año 182 Chatembriand fie di pronocedor y el respira segua la Carte. El año 182 Chatembrian fie di pronocedor y el respira segua la Carte. El año 183 Chatembrian fie di pronocedor y el respira segua la conducto de la Secución de la Monarquia segua la carte. El año 183 Chatembrian fie di pronocedor y el respira segua la carte. El año de 183 Chatembrian fie di pronocedor y el respira segua la carte. El año de 183 Chatembrian fie de pronocedor y el respira de parte podo habe recido en la eleccion de Pio

(403)

deplorable concurrieron o no con él al designio que manifiesta el discurso del principe de Talleyrand; si ellos fueron ó no causa de la inobservancia de aquellos compro-

VIII en 1829, si bien el influjo de la Francia en el nombramiento de pres parece que debiera haber sido muy poderoso, pero lo que todos saben es que l'io VIII ha comenzado su poutificado por sus tremendos edictos contra libros prohibidos, contra sociedades secretas, y espeliendo de Roma emigrados italianos que llevaban muchos años de tranquila residencia alli. No infundadamente, pues, parece que hubo de concluir la meneionada biografia, que todos deben desear que el vizconde de Chat-aubriand por la multitud de sus conocimientos, la fecundidad de su imaginación y la magia de su estilo brille colnendo al frente del Instituto,

pero que en cuanto à verlo de ministro libera nos Domine.

Al leerse que por desgracia al frente de la faccion que en Francia quiso la guerra de España, se puso el vizennde de Chateaubriand, no ereo que se daria por ofendido el vizconde, despues duque Mateo de Montmorency, aunque verdaderamente él fué el primer betafuego de la intervencion; en Viena promoviendo el congreso de Verona, en Verona instando por la guerra que denominó curopea, ó de general interes europeo, y en Paris cerrando la puerta á la mediación inglesa. Pero Montmoreney tenia manchas que lavar, y pecados de que ser absuelto. Montmoreney, como miembro de los estados generales de 1789 había descitado de la nobleza que lo nombró, y con la minoría de su clase se unió á la generalidad del comun que formó la asamblea sucional. En ella Montmoreney votó siempre en contra de las gerarquias privilegiadas, y en favor de las doctrinas á que se atribuyó la revolucion. Verdad es que luego desde que entró en la Cámara de los Pares en 1815 votó siempre de un modo contrario; y verdad es que colocado posteriormente por este mérito en el ministerio à fines de 1821, hiso de allí à poco una pública y formal abjuracion de los principins políticos que habia profesado en su juventud. Pero esta abjuncion, dice la citada biografia, si bien pulo ser aprobada de ciertes gentes no muy delicadas, por lo demas solo atrajo sobre Montmoreney el apodo ó mote de renegado, y el desprecio de los nueve décimos de franceses.

Sea de esto lo que fuese, lo que me parece no admitir controversia, es que así como las retroctaciones son muy honorificas euando à ellas sigue la peniteneia, así no meden dejar de tenerse por sospechosas cuando puedan ereerse memoriales para obtener o conservar grandes honores o empleos. Y lo que tambien me porece no admitir controversia es que subiendose que de ordinario los transfugos, por recomendanse con el nuevo partido que abrazan, llevan las cosas á estremos, no suelen ser los mas aptos para hacer respetar sus voluites opiniones-Asi fué que apenas regresado Montmorency de Verona tuvo que dejar el ministerio, por que Villele no se acomodó à lo que el pretendia, que era que la Francia diese à su embajador en Madrid la orden de salir al mismo tiempo que los otros embajadores de los santos aliados. En tal estado de cosos Chateaubriand, que habia sido enmpañero de Montmorency en Verona, entró à reemplaz rie en el mimisterio à fines de diejembre de 1822. Con infinitamente mayor crédito de ejencia que Montmorency, y eon pecados mas veniales que este para con la legitimidad y para con la nobleza francesa habria podido dirigir los negocios, à la menos de una manera no tan funesta á la libertad, si él mismo no hubiese optulo ó la aureola eminente de llevar el guion contra ella. Fue, pues, el alma de aquella belicosa cuadrilla que segun dijo el conde Alejandro de Laborde en 24 de abril de 1823, no se componia sino de jesuitas y fanáticos, y de cortesanos intriguntes.

metimientos personales que el duque de Angulema contrajo por si y a nombre de su augusto tio durante la guerra de España, eso no tengo yo necesidad de decirlo. Refiérome à la opinion pública contra que se estrelló aquel ministerio. Y en cuanto á el que fuese el proyecto de las otras potencias de la Santa Alianza, no hay sino mirar generalmente en todas ellas la clase de gobierno con que son administrados sus pueblos, y mirar ademas la Italia por lo que hace al Austria, y la Polonia por lo que toca á la Rusia, cuyo emperador mostraba en Paris tanto sentimiento de que sus estados no se hallasen capaces de una constitucion liberal (1). No tenian ellas necesidad de mostrar apego sino á lo mismo que ecsistia en sus Estados para que ecsistiese á su gusto; no necesitaban sino mirar este apego como el medio quizá mejor calculado para recobrar lo perdido, segun la sublime política de Metternich (2).

[ 2] Carta citada al buron de Berstett.

<sup>(1)</sup> Mad. Stad-I doltsteins, consideraciones sobre la revolución francesa. El lenguage del emperador Pranciso Gui mas mitido y perspicas, cuindo à loi diputados luingeros que se le presentaros en Levlacis, quejandose de los desafectos y atençalismientos que mitiras, les repondió en ten hora luitin, como porten de la constancia del la constancia d

No parece que los húngaros qued ron muy satisfechos de esta respuesta, que no era sino la parifrastica version de por que se dejaban discarrir trece años sin convocar la Dieta, en contra de la constitucion del reino que prevenia que se convocase cada tres nãos; y de por que en todo el rapacio de tiempo que no fuera convocada, se ejerció toda especie de actos arbitrarios en contra de la misma constitucion del reino. Al enbo los hungaros, envas instituciones no se dirán democráticas, ni euyos movimientos podran atribuirse sino a una nobleza feudal, echaron por el atujo de no pagar contingentes de hombres y dinero, à fin de no verse privados de la proteccion de las leves en el ejercicio de sus principales inmunidades, derechos y prerogativas, y a fin de no ser por mas tiempo pisivos espectadores de que sin consideracion à los enormes sacrificios que tenian hechos . la constitucion fuese de nuevo conculcada , de que el respeto a las leres fundamentales tuese violado, y de que todo el editicio de su untigua constitueion se desplonase, como parecia amenuzar, por sus fundamentos esenciales, segua dijo la Dieta en 22 de octubre de 1825. Esto en verdad produjo para toda. alma que sabe sentir, la aguda pena de ver la afliccion del emperador Francisco por algunas de las cosas que habian ocurrido en la espresada Dieta, que duro tres afios; pero no menos produjo à los himeuros la promesa, de que la inviolable constitución del reino sería siempre y en todo observada religios imente... y de que seria convocada otra Dicta antes de espirar el plazo legal de ella. - Diseurso que S. M. I. , R. A. fue personalmente à pronunciar en Presburgo el 18. de agosto de 1828 al cerrarse las sesiones de la Dieta.

### CAPÍTULO XII.

Sosten que los franceses tuvieron del gobierno ingles con el objeto de que abatida la España fuese irremediable la independencia del continente americano del Sud.

Pero en Inglaterra, donde el proyecto de la Santa Alianza no era posible á la sazon ¿cómo es que, sin embargo, fué apadrinado del modo que hemos visto hablando de los sucesos anteriores' á la invasion, y del que no menos aparece de la retirada de Acourt para entorpecer y dificultar sus buenos oficios; y continuar manifestando á la Santa Alianza su desvio del gobierno español constitucional? No es preciso recurrir para adivinarlo á la tendencia que los principios políticos de Castlereagh pudieron dejar impresa en el ministerio ingles hácia la dilatacion de las prerogativas de la corona. Canning sin disimular ya que la intervencion en España habia sido una vergüenza. una afrenta, un terrible golpe al noble orgullo y sentimientos de la nacion inglesa, nos lo ha confesado sin embozos, circunloquios, ambages ni rodeos el 12 de diciembre de 1826. "¿Os parece, señores, dijo á los Comunes, que no hemos sido compensados del desprecio que la Francia hizo de la mediacion inglesa? Os parece que no lo hemos sido completamente del bloqueo de Cádiz? Yo consideré la España bajo otro nombre que el de Es-. paña; yo consideré aquella potencia como España é Indias; yo miré à las Indias, y traje allí à ecsistencia un nuevo mundo, y así enderecé la balanza del poder. » No me es ignorado que estas palabras, así como otras en que se amenazaba á la Santa Alianza con los refugiados en Inglaterra, fueron luego alteradas á pretesto de que los periodistas, que dieron cuenta del discurso de Canning, se equivocaron en lo que oyeron. Pero ademas de que siempre quedó la sustancia de las palabras que he copiado, no pudiendo vo persuadirme de la grave inusitada equivocauns nacion amiga, que tantas pruchas acababa de darle de cordialidad, de quien la Inglaterra se decia aun aliada en cierta manera por los tratados vigentes, y que á tan caro precio acababa de haber proporcionado á la Inglaterra el teatro de sus glorias, y la oficina de su poder y ecsaltacion! ¿Debió la Inglaterra calentause, segun vulgarmente se dice, al fuego de la casa que estaban quemando y abrasando otros, en vez de procurar echar agua, como lo cesigia el ser la casa de personas bienhechoras y allegadas? (1) ¿No estaba por otra parte convencido el gadas? (1) ¿No estaba por otra parte convencido el gadas?

[11] La correspondercia, últimanente publicula en Lendres, de Canning con Stuat no puede nomos de horer care toda vental de les ojos mas empeñados en certarre á la clasidad de la luz. El emperador don Pelno, que tanto honra la diagnalad de sa trone, y cuya nombre pravai colevado de bendeirones á la posteriada nas remota, no quiso de modo alguno asentir á la remuncia de los derechos que tema á la idadema de Partiagal, segan el tratido de 9 de agoso, misitados na 15 de diciembre de 18%, en cura vistud helún sido reconocido por emperador del brail y principe red al el Portugal, si que la libertul de Partugal quellas antes asegurada por una liacua constitución política. Resistiase Stanet à ser di pervedor de ella, comisignicamente à 1 si instrucciones de Canning Pero no pervedor de ella, comisignicamente à 1 si instrucciones de Canning Pero no pervedor de ella, comisignicamente à 1 si instrucciones de Canning Pero no pervedor de ella vinica el clara, dijo a Stanet, que enjole a constitución si organizar que con ella vinica el clara de la agregación del Brail i, que esta de cardo de la agregación del Brail i, que esta describi.

Este hecho me precisa á liablar de otro anterior, para de todos sacar la consecuencia irrefragable que de ellos se deriva en comprolacion de lo que llevo espuesto. «Desde que en 1793 los ingleses, à quienes deben imputarse los males de Sonto Domingo, se presentaron en la isla, dice un testigo ocular, se anuneiaron como los protectores de Luis AVIII, pero sin mostrar jamás la bandera blanen, y no acreditaron etra cosa sino que con la guerra civil que promovieron, su ánimo era, no entregar la colonia à los Borbones, sino hacer entrar en ella sus mercaderias con la independencia. « Algo mas adelante, afiade otro testigo tambien ocular, alos ingleses o recieron à Santos Louverture todo auesilio p ra que se cifiese la corona de rey de li iti (que despues los mismos ingleses colocaron en la cabeza de Cristobal) con tal de que hiciese con ellos un tratado esclusivo de comercio.» Es diguo de saberse que Santos Louverture fué uno de los negros, que con el grado de coronel habia la Espeña sostenido à las órdenes de Juan Francisco, y que el 25 de junio de 1794, despues de haber oido misa y comulgado con estraordineria compuncion se puso á los franceses, asesinando á cuantos españoles encontro en su camino. ( Matenfant, de las colonias, y particularmente de la de Santo Domingo, capítulo 2., y Lacroix, Memorias para la historia de la revolucion de Santo Domingo, capitulos 8, 9 y 12).

Y no menor digno es de saberse que el intermediario ingles en la proposicion de coronarse hecha à Louverture, fué aquel efelore Maitland, ejecutor del sacrificio de los perguiotas que el gabinete británico entregó à Alí, hajá de Janins, por mantroce su protección de las ides Jónicas.

La consecuencia que de todo se deduce, es que el gabinete ingles, que nunca ha querido la independencia de ninguna colonia que de cualquier modo case en su

binete británico, segun dijo el lord Liverpool en 24 de abril de 1823, de que la España sin colonias, sin hacienda, sin escuadras nada era en la balanza de las potencias? ¡Y era el modo de enderezar esta balanza, acabar de dejar á la España sin colonias? Lo mas particular es que Canning en sus correcciones dijo, que esto era para que la Francia no se apoderase de las colonias españolas. Pero no tenia asegurado él mismo en su citado despacho de 31 de marzo de 1823 á Stuart, que la Inglaterra no tenia que recelar de la Francia ninguna tentativa de esta especie? De tal seguridad ¿podia nunca dudar quien en todos sus posteriores discursos, incluso el de las correcciones. manifestó siempre la mayor confianza en las sinceras protestas del gobierno frances, sobre las cuales estribaba la seguridad? Aun cuando la sinceridad del gobierno frances hubiese alguna vez flaqueado en este punto, ; no le tenia ya dicho Canning, que esto podria tracr una guerra? Para la guerra, ¿no estuvieron constantemente repitiendo en 1823 y 1824 todos los ministros ingleses, que la Inglaterra podia librar fundadísimas esperanzas de buen écsito en la energía nacional, y en el estado de nunca vista prosperidad en que la Inglaterra se hallaba? (1) ; Pues no

mano, se la citado prestando siempre é curuto bava que heer, con tol de conseguir y afirma, la alsolatia independencia y seprecion de les que factora colonial de otras naciones: y que à este doble fin lo mismo le da reconver reyer negros llegitimos, que reves blancas (esgítimos; lo mismo ner postudor de constituciona polisteas, que comigitor pres que se quiera; lo mismo entregar el servitorio de cristinos llegitas al alinge musicham, que prodeger contex este ristinos que quie-

[1] En el discurso mismo con que à la Cáman de los Comones presenté en abrid et 803 les documentes relativo à la contextriones arter legitorar y Pancia sobre la guerra de Espoña aquel propio Caming, que en febrero anterior ababis listosando ed que la inflamente de lugit feren en entonces tun reproduce el mando como en el mejor período de sa bistoria, y su intervencion tau soliritad y apectedida como siempero, hito gen ababis de la inmensibila de recurso del imperio británico, alos caudes daban fundadas esperanzas de que este soldria triunfante en toda lucho.

Con ossion de hablare al año siguiente de ma alianes de las centro grandes meciones del contiente surpopo para velar sabre la transquilidad de el de manere, sin contar con la l'aplaterra, sijo el Courrier de 1a de abril de 1856, periódico entones ministeria, aque las indicados cantro naviones contientantes se parecian en eto à los chiquillos de escuela, que se tomelan na dia de suutos sin Esencia des un asentro, y que ellos pocician may bient neces a dia pero al maserto.

habria sido mas natural, contando con esto en todo evento, el que la Inglaterra dejando entrever, respecto á la invasion de España, la posibilidad de la guerra, con que amenazó si algunas colonias españolas pasasen á la Francia por conquista ó por cesion de la España, alejase toda contingencia de lo que no podia suceder sino en reata de la invasion de España?

Dejemos, empero, reflecsiones que estan de sobra en hechos de este linage, y que acaso tampoco son de este lugar. Lo que si lo es indudablemente, es que mientras el duque de Angulema decia en su proclama de 30 de marzo, que iba á poner término á la anarquía que quitaba á la España el poder de pacificar sus colonias, Canning especulaba sobre esta ida el modo de que la España quedase sin colonias. Necesitase, por ventura, otra razon de por qué el gobierno ingles no procuró estorbar la ida de los franceses á la península, así como estipuló bien terminantemente que no irian á las colonias españolas, dejando únicamente el enviar espediciones á ellas al cuidado de la metrépoli, de quien sabia que en mucho tiempo no habia de poder enviar ninguna? (1). Necesitase otra razon de por qué el gobierno ingles ni siquiera permitió durante la guerra de España alzar la prohibicion de estraer armas y de enganchar soldados; prohibicion

tambien seguramente le llegaria el siyos.» Esto iba may conforme con el fondo de la respuenta de Caming à Brougham en 2a de ovviembre de 1856 dando tanto valor à la posición dominante de la Inglatera en el mundo, y manifestando la necesidad de hacer manta para que el la ejecciera de servo enconderación.

necesialed de hacer gatos para que ella ejercices su grona prepondernacia.

[1] Si luego han llegado ô llegason à lacerte algunos, serà por que la variacion que en la p-litica baya tenido sobre este punto el actual ministerio ingles las cousientas y proteis por res minas porticulares, que no arraña de principios de moderacion del enquerador Nicolas, no ha dualedo dar apport al poder absoluto en ambos mundos. Por el contravio la conducta de Coming en sus distunos dias porcee darson margos en errer, que ligando so objeto de ha independencia del continente camericano del 30 d., y no confinulo unto en los principios de moderacion del emperador Nicolas, propendia y a dar, por el interes de la emoderación en el continente camero, con inclinación opuesta, ven facer de la der absoluto en el continente campero, com inclinación opuesta, ven facor de la libertad civil y religiona de dicho continente carropo. El tiempo nereditario de de los dos ministerios haya sido mas previsor acerca del rerdodoro interes de la pulgaterra.

# (444)

que hemos visto haberse hecho con tan oportuna casualidad, como la del dia siguiente á la salida de los cinco mil irlandeses que fueron á Costa firme el año de 1819, y que el año 1823 frustró el proyecto del general Wilson sobre llevar una legion de diez mil hombres á España? (1)

[ 1 ] El 16 de abril de 1823 lord Althorp solicitó que se revocase el bill, que probibia el alistamiento prin el estrangero. Apoyó la proposición con varias poderosas rizanes el general Ruberto Wilson, entre ellas la de que eno obstante la prohibición del bill, se veia que la independencia de la America meridional habla sido obra de la marina y de los soldados ingleses bajo los auspicios del comercio ingles. » La proposicion fue descehada por lo que espuso Canning en órden á que seria controria à las leves de la neutralidad la revocacion de un bill, dictado à contemplacion de la España, que lo ecsigió cuatro o cinco años había como

prueba de la neutralidad de la Inglaterra-

Hemos dieho va eunt fué el efecto del bill para que no dejasen de ir los cinco mil irlandeses à la Venezuela. Oigamos mas particularidades de boca de un escritor estrangero. «Todas las naciones comerciantes se interesaban mas o menos en la emancipacion de las calonias españalas, pero la Inglaterra y las Estados Un dos no se limituban à simples votos. A pesar de las contemporizaciones de los Estados Unidos hasta obtener las Floridas por negociaciones que les parecian de mayor decencia que el recurso de la fuerza abierta, mas de eincuenta espediciones han salido sin ruido de Nueva-York y otros puertos de la Union, los cuales se han hallado siempre abiertos á los corsarios independientes que alli llevalum sus presas, se reparaban y encontriban viveres y municiones .... Comparado, sin rembargo, el pruceder de los Estalos Unidos y el de Inglaterra con respecto à la Espiña, presenta siquiera aqual un simulacro de pudor... Desde 1797 Picton, golernador ingles de la Trinidad, decis en una prochama à los babitantes de la isla; el objeto que nut particulurmente recomiendo à viestra attencion es el medio que pueda parecer mas conveniente á procurar la libertad de los pueblos. vecinos à la Trin dad y sustruerlos del sistema de tirania y opres on en que gimen ... Y en cuanto à las esperansas que mameneis de decidir à los hab tantes de estas provincias ! Cumana y Carneus ; à resistir la autoridad opresiva de su gobierno. lo que añadire es que pueden contar, de parte de S. M. B., con toda especie de aucsilios de que necesiten de fuerzas, armas y municiones. A esta proclama acompinabi, traducida en espiñol, y circulada por el continente americano, una carta del lord Melville, digna en todo de Nicolas Magalavelo, en la cual el ministro retrataba, sin dada por hamanidad, las barbaries cometid is por los castellanos contra los indios, escitando á estos á armarse y a saculir el vugo degradante que los agoviaba por espacio de mas de tres siglos. En la discusion a que el bill contra alistamientos para el estrangero dió lugar el st de junio de 1819, Canning, superior à vanos escrupulos, encontró en el código del derecho de gentes, que hallandose la Inglaterra en guerra con la España al tiempo de la carta del lord Melville, los ministros británicos habían podido proeurar insurreccionar las colonias españolas por toda especie de medios. a

a; No se ha visto à los coroneles Skeene . Campbell , Wilson , Hyppesler y Gilmore, que manda hoy la artilleria de Bolivar, reclutar soldados en Londres, acuartelarlos en Gravesend, ejercitarlos alli públicamente en el manejo de las armas, y para que nadie se engañase sobre el destino de ellos, hacerles llevar las divisus de las colonias donde iban à servir? No se ha visto salir de los puertos ingleses en 1817, la Libertad. el Windham. el Mangle, el Wizard, el Ousca, el Ann, la Duquesa de York y el Camberland de 1.300 toneladas? ¿No liegaron & Valparaiso estos buques cargados de armas y de municiones de guerra? ¿ No se vió Inego inmediatamente armailo el Mangle enu 50 ennones y el Camberland con 61? Este último no apresó la fragata española de guerra la Muria Isabel? No està menos probado, que en 1819 el Perseverante, el Independiente, el Monarea. al Onix, el Heroe, la Tarantula, el Lovely Ann, el Pequeño Franch, etc., Hevaron tropas, armas y municiones à la Nueva Granada.... En junio y julio-últimos los coroneles Eyre y Muc. Dermot daban públicamente bailes en Dublin, y la bandera de la Nucva Granada flamenha sobre sus easos. El general Devereux en la misma época organizaba un euerpo de 3.000 hombres destinados à la Venezuela, cuya escarap-la llevaban, y ano de los regimientos que se embarcó en Liverpool , hacia alli publicamente ejercicio con el uniforma venezolano, burlándose del bill contra enganches para el estrangero, que el parlamento acababa de dar con tanto aparato y tan debil mayoria. Este bill no impidió al general Denereux completar la organizacion de su legion y enviarla à la isla Margarita; el general Devereux no reclutaba mas que ingleses, y he aqui por que sin duda se cerró los ojos a sus armamentos, mientras que los del general Macirone fueron severamente prohibidos por sola la razon que admitia a su servicio italianos, espinoles y franceses. En las filus da los libertadoras del mievo mundo Albion no quiere ver mas que à sus hijos. » - La Europa y sus colonias en 1819, por el conde de B ... tom. t. 0 , cap. 8. 0

El modo de conciliar el bill con la salida del general Devereux fué muy sencillo. El bill fué aprobado por la Câmara ile los Comunes el 21 de junio de 1819 y pocos dias despues por la de los Pares, pero no había de comenzar á regir hasta el 1.º de agosto. Así la división del general Devereux pudo dar la

vela el 31 de julio.

A los heehos que acaban de referirse, corroborados con otros que pueden leerse en la misma olira, tales como la abundante provision de fusiles y de operarios ingleses que habia en los arsenales de Buenos Aires, los buques, los marinos y abnirantes ingleses que componina la escuadra de Chile, el dolo con que eran eludidas las reclamaciones del duque de S. Cários sobre el escándalo de los alistamientos, y e' de toleror en los puertos ingleses presas qua los disidentes de la América del Sud hacina à los espeñoles; à estos hechos, digo, que pueden servir de glosa à las reclamaciones higlesas, no debe dejar de añadirse un documento que conviene que la historia lo recoja. Este documento es la carta, que con fecha de 18 de noviembre de 1817 dirigió desde Paris al Morning-Post de Londres Catalina Cochrane Meraham. Vindicando esta sefiora á su marido, el lord Cochrane, ile lo que en aquel periòdico se habia escrito acerca de que los piratas griegos llevaban pesoporte suyo, dijo entre otros cosa « acaso llegará un tiempo, en que se sepo que el lord Cochrone siempre ha preferido el interes de la Inglaterra a todo otro. Así se condujo invariablemente en la América meridional. mientras estuvo alli, y se conducirá al presente y en lo futuro tembien en Grecia a Mas lo que hace ahom á mi propósito, es observar, que si el bill contra alis-tamientos para el estrangero no impidió el que legiones enteros inglesas posasen à militar por la independencia de la América del Sad , tuvo à lo menos su cumplido efecto para que ni un solo soldado ingles fuese à militar en 1823 por la independencia de la España, à donde en la anterior guerra de esta con la Francia. estuvieron prontos à acudir tantos ejércitos ingleses. Y para que no dejase de tener cumplido efecto, todavía en 6 de junio de 1813 quiso numentarse al vigor sir VV. Acourt en España (1), y de como el deseo del gobierno ingles de que la España quedase imposibilitada de someter sus colonias disidentes ó de transigir ventajosamente con ellas, fué uno de los mas poderosos motivos de que faltasen siempre términos hábiles para que una mediacion ó unos buenos oficios eficaces hubicsen impedido la invasion, y de que antes ó despues de ella los hubiese habido para una modificacion de instituciones políticas, que es menester no cansarnos de repetirlo, con solo ganar tiempo se habria verificado indudablemente, segun va hemos hecho ver? Pero el gobierno ingles queria que todo el continente americano del Sud le debiese esclusivamente su emancipacion; queria que esta no estuviese pendiente del resultado de las cuestiones entre la Francia y la España; queria ansiosamente percibir en agradecimiento de ella las pingües ganancias que ya se le tardaban, y que açaso desengaños posteriores le han mostrado no ser tan fáciles ni tan ecsuberantes como contaba: queria, en fin, que su proteccion al continente americano

en que se hallalm, una real órden recaleando la prohibición de engoneliar para el estrangero ó llevarle buques semados. El desco del general Wilson no tovo otro resultado que atraer sobre si y sobre el lord Russel en 1824 la befa mas caústica y los s recanos mas virulentos de Caming.

<sup>(1)</sup> l'andiadose el loci l'augunt en el abundono que de sa pueno hiso Acoust cannolo es tritó à Giul-tur, esporiadose del golicimo constatucional español, ecrea del cual estala servicia do, y en los ultrages y perjuicios que este abundono cansó al puellon y é los interces histaines durmet el holpeuso (le cădiz, y par neiendole muy repugnante el que en seguida de este abundono Acoust villa, colone el 16 de contrete le felicito y en unombre del rey de linghterna per so felia libertad, philó el 17 de febrero de 1834, que el gobierno presentese à la Camara de los Comanus todo la correspondencia seguida con Acoust, relativa à los asuntos de Espuisa. Comanis caponiló que Acoust no había hecho sino cumplie las de cleares del golierno, y que así este boda, y no aquel, esta el respondable planta fe leser del golierno, y que at este vola, y no aquel, esta el respondable lacil Naguesta, y la Cimara votó que se discen los gracios el rey por la estricta neutralidad, que en circunstant aus de porticular dificultad había isón ony escrupations el invariademente montenida en la guerra carte Francia y España. En el ministricto de lor IV Hellington uno porla Acoust ser menos estimalo que en los de Candreregh y Caming, ni polís dejar de olderne la remusiención de lor desendo à la dipulhad de lord, y electimo de de mabigla el fastua, pra que tilla concarriese si la protección de la Grecia, como había concursion à la libertad de Najole, de España y de Portugal.

del Sud obtuviese el honor y ventajas de la primogenitura, sin verse espuesta á los pleitos y contradicciones que pudieran traer las sentencias del señor don Fernando VII libre, sobre lo que hubiese nacido en el tiempo constitucional. Si al ver como el gobierno ingles, sin declarar la guerra á la España, se aprovechaba sin embargo de la apurada situacion de ella para sacarle el importe de las reclamaciones, de que se ha hablado, y la hostilizio favoreciendo indirectamente la invasion para entretanto desmembrarle sus colonias y apropiarse el lucro de ellas; si al ver esto, digo, se preguntase cual era la verdadera actitud de la Inglaterra con respecto á la España, no sé yo si podria definirla con esactitud o aplicársele aquello de neque par, neque bellum erat, res proximé formam latrocinit venerat.

### CONCLUSION.

La suerte que á la España y á la Italia se deparó desde 1820, no era otra cosa sino la misma que á la Francia se deparaba en 1791; los congresos todos, desde el de Troppau, no eran sino una repeticion del de Pilnitz. «Es un grande error, señores, decia Chateaubriand el 30 de abril de 1823, partir siempre del último congreso, como del principio de todo en política. Las transaciones de Verona no son el principio y la causa de la alianza; ellas son las consecuencias y el efecto; la alianza tiene su orígen mas alto. Puede decirse que se eleva hasta el congreso de Viena..... Regularizada esta alianza enteramente defensiva contra las revoluciones, en el congreso de Aquisgram, se fué naturalmente desenvolviendo en los sucesivos congresos. En ellos las potencias han ecsaminado lo que los acontecimientos les daban que esperar ó que temer. Esta política en comun tiene la ventaja de no permitir á los gabinetes proponerse intereses particulares, y esconder miras ambiciosas en el secreto de la diplomácia. Con esta sencilla esplicacion vienen á tierra todos los caramillos que se han querido levantar acerca del congreso

de Verona: y al mismo tiempo se vé que la Francia no llevó á dicho congreso la cuestion de la España como una cosa en que nadie pensaba. El establecimiento de nuestro ejército de observacion nos obligaba á esponer los motivos á nuestros aliados; y la revolucion de España no era una cosa tan desconocida, tan insignificante, que pudiera dejar de presentarse en la serie de los negocios de Europa. Habia mucho tiempo que ella habia fijado la atención de los gabinetes: se habia hablado de ella en Troppau y en Laybach, y antes de ser ecsaminada en Verona, habia ocupado las conferencias de Viena. » La resolucion, pues. de esta alianza, enteramente defensiva contra las revoluciones, no podia dejar de ser en Verona tan firme é irrevocable como lo fué en Troppau, y como lo había sido la del congreso de Pilnitz, Si los acuerdos de Pilnitz, fueron revocados por las victorias francesas, debiólo sin duda la Francia á la magnitud de sus recursos, á su posicion geográfica, al entusiasmo de luces y de intereses nacionales. y acaso mas que nada á las disensiones de los aliados entre si, v con los emigrados franceses. Pero desde el congreso de Viena de 1815 la alianza de las grandes potencias de Europa era mucho mas poderosa y compacta, y los triunfos mismos que acababa de obtener sobre el representante de la revolucion, segun ella decia, aunque vo lo creomuy inesacto, la animaban tanto mas en sus designios, cuanto bien sabia que los recursos de la España no eran iguales á los de la Francia. Fuéle por lo tanto muy consiguiente à su plan el decretar irrevocablemente, no la guerra contra la revolucion de España que ya tenia decretada contra toda revolucion, sino la ejecucion de esta guerra, para lo cual solo aguardó el momento de mas favorables circunstancias, que fué el del congreso de Verona.

Decretada la ejecucion de la guerra, el gobierno frances, siguiendo el plan de la alianza, en el que él twiera una parte muy principal, nunca pensó ni pudo pensar en desistir de la guerra. Se propuso desde luego dar con ella la libertad al rey Fernando, entendiendose por esta libertad, que el rey Fernando se halluse en medio de las tropas francesas. Y claro es que sin guerra jamás el rey Fernando podia llegar à verse libre entre las tropas francesas.

Libre así el rey Fernando de esta única manera, en virtud de la mision que del cielo recibió el duque de Angulema, quedaba ya encargado por Dios del poder de que el mismo Dios le habia hecho responsable, y apto consiguientemente para dar las instituciones que la esperiencia y las comunicaciones secretas habrian hecho conocer, que eran de su impulso reflecsivo é ilustrado y de su esclusiva voluntad. No cabe un mejor principio que el del acsioma político que debemos á la Santa Alianza, para que las instituciones de los pueblos se hallen pendientes siempre de aquellos á quienes Dios ha hecho responsables del poder, pues que á lo menos hasta ahora han sido reglas de derecho, que las leves se derogan del mismo modo que se bacen, y que aquel que puede edificar, puede tambien destruir. Pero todavía dicho principio es mas cómodo para dar ó no dar instituciones algunas, y de esta libertad omnimoda fué de la que trató el gobierno frances cuando se propuso constituir libre al rey Fernando en medio de las tropas francesas. "Dar la libertad al rey Fernando, dijo et conde de Molé en 30 de noviembre de 1823, ha significado siempre en el lenguage de los ministros, darle un poder sin limites. No se trata de una libertad física y material, sino de aquella libertad que consiste en poder negarlo o concederlo todo; de aquella libertad que nunca se encuentra en un monarca sin que los súbditos hayan perdido toda garantía; de aquella libertad que no deja á los hombres mas recurso que el de implorar del cielo que coloque sobre el trono á un Marco Aurelio y no á un Nerou. »

Ocasion quixás nos llegará otra vez de desmenuzar el discurso menorable que el vizconde de Chateaubriand pronunció en la Cámara de los Diputados de Francia el 25 de febrero de 1823; aquel discurso en que procuró justificar la intervencion en España, segun los principios de derecho de gentes y de derecho civil y por las doctrinas y ejemplos de la Inglaterra, así como por los perjuicios que ad comercio frances hacian suffir en los mares de América

los piratas, nacidos de la anarquia de España, y en las provincias limítrofes de la península, la interceptacion de esportaciones, el insulto á los cónsules franceses y la violacion del territorio de Francia; aquel discurso en que dijo, que el ejército de observacion no debia quitarse por obediencia al ministro San Miguel, que huyéndose ante la sociedad del martillo y de las bandas landaburianas, el recuerdo de esta debilidad en el primer acto militar de la restauracion se ligaria para siempre á la memoria del regreso de la legitimidad, pues que el ejército de observacion se habia establecido para algo; aquel discurso en que esplicando como desaparecieron las preocupaciones que susincero amor á las libertades públicas y á la independencia de las naciones le hizo llevar á Verona, refirió en elogio del emperador Alejandro, fundador de la Santa Alianza, la conversacion que este le tuvo espresándole su moderacion, y citó no menos en elogio de los efectos del congreso de Verona, la conducta moderada de los santos aliados en el Piamonte y Nápoles; aquel discurso, en fin, donde aseguró que Fernando VII estaba preso en su palacio, como Luis XVI lo estuvo en el suyo antes de ir al Temple y desde allí al cadalso, que ya un juez habia condenado á presidio al infante dou Cárlos (1), que la Constitucion

<sup>(1)</sup> Que este garrial embuste sonám en boca del ministerio finnese y da sus fidiciarsios de aquel tiempo, se cues que facilmente se concibe. Pero que al cabo de ocho siño de parados los sucretos e tripla par doctos bistoriadores, que aprina el celebito de deprecepçorles y juntos, y a lo que vo no parlo estenier, a participa de la capacita del capacita del capacita de la capacita del capacita del la capacita del capacita del la capacita del capacita del la capacita del la capacita del capacita del la capacita del capacita del la capa

española era un amasijo informé, que no merecia siquiera ser ecsaminado; y que le era dificil dar contra el baron de Eroles, estimado aun de sus enemigos, la preferencia à soldados que apoyaron sus bayonetas sobre el corazon del rey para probarle su adhesion y fidelidad.

Ahora me será mas oportuno copiar las palabras de un hombre que en la distinguida eleccion que para la presidencia de la misma Cámara de Diputados, que ha debido al rev, acaba de recibir un testimonio apreciable de la confianza que le ha merecido la sinceridad de su afecto á la monarquía legítima, la cual ha sido su pensamiento, su voto, su esperanza, y puede decirse, que la accion de toda su vida. "No, la guerra de España, dijo Royer Collard el dia anterior al del discurso de Chateaubriand, jamás ha podido caber en el pensamiento del monarca, porque ofende la dignidad hereditaria de la nacion, y parece retractar los principios de la Carta. Ella es enteramente obra de un partido ó de un sistema, que no habiendo entendido nunca la restauracion sino como un castigo, se lia dedicado constantemente á convertirla en humiliacion de la Francia. Mal reprimido este sistema por unos, mal combatido por otros, ha llegado á prevalecer; él reina, el se encuentra en todo, él corrompe todo, la Carta, el gohierno representativo, la administracion; corromperia si fuese posible, hasta la religion que él invoca en defensa de las pasiones que él mismo condena. El ataca hoy la independencia de España, por que la causa de la independencia de las naciones fue por mucho tiempo la nuestra.

mello de sus visita de espedientes, cuidando siempre de que Paredes no se escedires de sus ficataldes, y de prior cuivajuér vicio en los procedimientos? Procedió Lesretelle en esto con no menor ligerar y triste logica, que cuando en la mismo obra, shabando de las discusiones de 1817, confundió nos espedios refamismo para habando de las discusiones de 1817, confundió nos espedios eltrador la mismo de la persona que les fueron estableita en tiempo del imperio, con los espedios constitucionales que pelavon constantemente contra Napoleno par estreter à Fernando VII, à los cuales, sin embargo llama Lacertelle rebeldra, a biem no puede disculpar à Fernando VII de que se encensiras contra tatte rebeldra, que por espocio de seis años consecutivos habian estado discimentes Valences; probles sa incerpidas fedicidad sa us ey, castiro ca el castillo de

Él hace de esta injusta agresion la causa del poder absoluto, por que el poder absoluto le es amado, y por que les necesario para lograr sus designios. Débil y silvado en lo interior este partido ó sistema, ha ido por fuera á buscar el apoyo de los gobiernos absolutos, de quienes se gloría de tomar prestado aquel derecho de intervencion, cuya fácil teoría y cuya práctica terrible ellos crearon cincuenta años la (1).

Para contener, si era posible, tales proyectos decididos de llevarse á cabo con una guerra irrevocable, pareció quedar sin embargo todavía el arbitrio de buscar un mediador eficaz. Pero la España á su nombre de bautismo agregaba un apellido, que era menester quitarle como posizio. Habia dado en llamarse España é Indias. El que hubiera podido ser mediador eficaz entre España y Francia, se desentendió enteramente del nombre de España, y fijó su vista en lo de Indias, cuyo destino ha dehido particularmente ser ecsaminado desde la aurora de la gloriosa guerra, en pos de la cual vino la primera restaura-

<sup>(1)</sup> El fin que con relación à la Francia despasa de la guerra de España se proponia será partido, de quien el ministerio deplarable en instrumento y complier, lo ha espresado el mismo historiador que eschamos de citar, el cual se ha manifectulo disempre como principio de la monarquia legitima constitucional, ha manifectulo disempre como principio de la monarquia legitima constitucional, del di la depelazanda trans à trans, aguardando el como de despará desparás. » Lacertelle, Introducciona d'a referenda historia.

agui una sersproint à louge tempo interfere configient. Con applient au contraint politique qui un sersproint à lo que tempo iliebo un la mosta de mi proligo. Contemplo samaneute opostuno reflereisoure, en apovo de las predictivages del principe de Tulleyrand, que si à la Francia se bira ultimmente emprendre dos inicass y cestusas gerras contru la España, estra dos guerras inicuas y cestusas al cabo dieron de resultado final de la españa in le ha dos divistais firancess que las emprenderon. Si Aspoleon, respetando la independencia de la España, indicise usado naciona que tenta le labila servido o na salitarsa; jubilar alcitrar contra si el precipicio en que lo hundió su ambicion? Si Luis XVIII y Carita X habitera aprovecidado las questiposes circunstroncias est que se habilacion de acreditar propresendo las vastivas con casa mano aun quirás con la sola fuerza de entergicos conseigos, an invel de las libertables que con su Carta prometieron à la Francia 3 es habitera tentado el olio que prollujo el destierro de se filmiti a consecuencia de su termerrio empho de con contrai el presentado de contrai en contrai de contr

cion de la libertad del señor don Fernando VII, hasta los crepúsculos y ocaso de la vergonzosa guerra de intrigas para la segunda restauracion. Restóle únicamente á la España la guerra, pues que nunca dejó de estar decretada contra ella, ni hubo quien, aunque pudiese ó debiese, se interesára en que el irrevocable decreto se revocára ó suspendiera. Cuando ningunos términos hábiles hubo de transigir sobre esta guerra, ni sobre las consecuencias de ella en contra de instituciones de sistema representativo, precisamente fué por desgracia cuando la ilusion del transacionismo, fomentada por ofrecimientos alagüeños y seductores vino á desarmar á los que debieron hacer la guerra. como solo recurso, y no de pocas esperanzas, á que ya tenia que apelar la nacion; y vino á proporcionar á los franceses los triunfos preparados de antemano por los medios que el gabinete de las Tullerías habia dispuesto para economizar hombres y para acelerar los sucesos. He aquí en pocas palabras epilogados los acontecimientos que han influido, desde su origen hasta su desenlace, para el actual estado de España en Europa y en América.

Como quiera, todo lo que acerca de ellos hemos espuesto, es una gran leccion, que aunque tardía para lo pasado, nunca debe ser perdida para lo futuro. Los que se hallen con las armas en la mano, deben tener siempre entendido, que aun cuando alguna vez incidiesen en la fatal tentacion de valerse para transigir, de las armas que les fueron confiadas para pelear y no para transigir, las transaciones verdaderas y solidas nunca se logran sino entre dos enemigos que mútuamente se temen y se respetan, y un pueden temerse y respetarse mútuamente cuando uno de ellos se riade y entrega á la merced del otro (1). Nunca

<sup>(1)</sup> Si el honor no fiese hatante intentivo pua ello, séalo à lo menos el oprolio en que de lo contrario se ene para con los enemigas naismo. Oigas al propósito una anédota cariora que refiere Ouvrard, y que rál deumestra alguno de for medios con que se hior la guerra à la constitucionale sepúndors, como al depreto o que se hior de los ilentrores de ellas « El finero, dire Ouvrard, que despreto o que se hior de los ilentrores de ellas « El finero, dire Ouvrard, que despreto que se hiori de los ilentrores de ellas « El finero, direc Ouvrard, que despreto que del rey me did non Vietro Sara clariel Se via finera ciono las gravias, que de ócione del rey me did don Vietro Sara clariel Se via finera fecha de 15 de octubre de 1893, y la visita del podre Cirilto... Cunndo se la peçui esqua todas las reglas de la citagotes, me hios el recilimiento mas corteagos. Ha-

deben olvidar el ejemplo de aquellos romanos que suspendian ó acababan toda disension intestina cuando por cualquier motivo ó con cualquier aucsilio humano osobrehumano pretendia invadirlos un enemigo esterior, porque non ultra contuneliam pati romanus posse (1). Nunca deben olvidar, "que ya quieran la monarquia ó la república, la legitimidad emanada del nacimiento, ó la libertad estribando sobre un pacto, deben siempre sentir que hay una condicion primera, esencial, ante la cual todo desaparece, que es la independencia nacional, la abstraccion de toda intervencion estrangera, por que sin aquella independencia y con esta intervencion no hay ni unonarquía, ni república, ni sucession regular, ni pacto, ni constitucion, ni libertad (2)."

He concluido mis apuntes que, repito, en cuanto concierne al todo de los sucesos de la última época constitucional de España, son solo un brevísimo resúmen de lo

blamos de varios asuntos, mostrando él una gran sagacidad en todas las cuestiones de alts politica. Ya he dicho que por medi i de aus legiones de fiailes ejercia ana gran accion en todos los puebles. Alientes estaba yo con él, le trajeron una esta llena de exitas que formalan la correspondencia del dia. Decréadone convencer de su poder, levó rapidamente gran mimoro de ellas, y abriendo una de Vergare dijo, versios lo que le ha sucedido à Avisbal, que fue reconocido por el macs'ro de posta y detenido en prision. La relacion del suceso concluia con est is polabras; esperamos vuestras ordenes para que se le apedree, o se le deje escapar. Yo no pade ocultarle la designadable impresion que me causaba la revelacion de este poler diet torial; mos el palre Cirilo se aprosuró à añadir: se ha salvado. Así squel que pocos di santes mandaba un ejército, vencido sin tentar la suerte de los armos, fugitivo sin haber pelendo, no debia su vida sino à la generosidad o al menosprecio de un fruite. Los generales españoles se habian comprometido á sostener la Constitucion contra aquellos que quisicsen destruirla, á defender su patria contra el ejercito que iba à invadirla. Como frances, como contrario à su gobierno me le alegrado de sus resoluciones ó fisqueza; pero si la fortuna la justificado sus combinaciones para subar sus vidos, restales que sufrir una grave responsabilidad, y la historia les pedias ementa del cargo que habian aceptado, de los medios que les fueron conflados, de los juramentos que libramente habian prestrdo. a

(i) Tit. Liv. 18. 2.—Tel era el sestimiento de los romanos enondo los inultarno los Vegentes, y les hicieron la guerra conflado en de acuello de dos discres. Era entonese el tiempo de las mayores discorlisse en Roma con motivo de la ley agrari. Les inultos de las Vegentes acultarno tola discordis entre los romanos, que misindose el fin commo de tachazar á un agrecares, mostacon á estas, que pre ma sente aliante que cerçeen tener se casa con la de los disces, ella no fué discisar para asluntos de la completa derrota que sufireron de los romanos.

[2] Benjamin Constant, carta primera, parte segunda, sobre los sucesos de los eien diae.

mucho que hay que decir en la materia, pero que bastare al especial convencimiento de que nunca, durante el sistema constitucional, pudo darse á la direccion de los negocios públicos otro giro por transaciones en Europa, que hubiesen traido otras transaciones ó sumision en América, y de que el obstáculo que se quiso poner á lo segundo. influyó mucho en que se convirtiese tambien en obstáculo para lo primero. Dispuesto quedo á esperar el desentonado chillido que se levantará, y la descarga de imposturas y baldones que se asestará contra mí, y que probablemente será la única contestacion que se me dé. Por de contado ya podria yo desde ahora, no solo señalar la gavilla estipendiaria y su chusma allegadiza y pordiosera de empleos que se ofrecerá á tan hidalgo ministerio en España, sino que creo no me equivocaria mucho en designar los individuos que de entre ella querran ganarse la palma. Aquellos que habiendo abusado mas de la libertad de imprenta en España durante la Constitucion, han tenido lucgo la serenidad de afirmar que dicha libertad no la tenia sino un partido, y que abusando ahora del privilegio é inmunidad que les asiste para escribir ellos solos, lo han aprovechado heróicamente en lanzar todo linage de vituperios y de calumnias contra los que por su situacion política y su falta de documentos y de dinero no pueden defenderse, serán los primeros, vo bien lo sé, en esclamar y apostrofar contra el escándalo de ver impreso este papel de justa é indispensable vindicacion que ellos mismos han provocado. ¡Feliz yo si no hubiese de tener mas trabajos que las contiendas por escrito, como la razon y la justicia lo dictan! Impúgnenme en buen hora cuanto quieran; yo me ofrezco á responder si me durase la vida y no me fuese impedido el escribir, á menos que las impugnaciones que se me hicicsen no merezcan sino desprecio. Y si este papel hubiese de acarrearme algunas otras contrariedades mas que la de impugnaciones por escrito, ya se hará cargo cualquiera de que he arrostrado todo riesgo. con tal de manifestar la verdad en lo que juzgo digno y conveniente de que se sepa bien en España.

# APÉNDICE PRIMERO.

Lia Cotidiana de 17 de agosto de 1829, hablando contra las personalidades que algunos periódicos lanzaban sobre el ministerio nombrado el 8 de agosto anterior, soltó una proposicion, que no sé yo si la meditó bien ; á lo menos ella está en oposicion con el objeto de la Cotidiana en un discurso, donde intentaba probar, que no debia hacerse uso de personalidades contra los ministros. Los nombres, dijo, de las personas son la representacion de las doctrinas. Si esto fuese así, todo cuanto se diga contra las doctrinas que ciertos hombres han profesado y profesan, no parece que pueda dejar de ser personalidades contra ellos. Y sobre todo, si esto fuese así, menos todavía parece que pueda ser indiferente conocer la conducta de ciertos hombres, ó séanse los hechos personales suyos para calificar el valor de las doctrinas representadas por sus nombres. Dedúcese de aquí cuan útil deba sernos saber la carrera y operaciones de los ministros franceses de 1823 durante toda su vida, á fin de que no nos quede duda de lo que sus nombres significaban y debian prometer. Por fortuna me bastará estractarlo de la citada biografía de ministros desde la Constitucion de 1791 hasta 1825, en que ella fué impresa, cuya fecha es digna de notarse; y solo agregaré alguna otra noticia, tomada tambien de escritores franceses. Villele, aunque presidente entonces, esto es, en 1823, del consejo de ministros, me perdonará, que yo comience mi relacion por Montmorency (no obstante que ya en aquel año no era ministro), y por Chateaubriand, atendido el mayor y primitivo impulso que estos dieron á la guerra contra la Constitucion española.

#### MONTMORENCY.

«El vizconde, despues duque de Montmorency (Mateo-Juan-Felicidad Montmorency-Laval) nació en 1767, y siguió algun tlempo la carrera militar. En 1788 fué diputado por la nobleza de Montfort-l'Aumery en los Estados generales, donde con la minoridad de su clase se reunió al tercer estado, ó estado llano que se declaró Asamblea constituyente, en la cual se mostro ardiente defensor de la libertad, y peroró y votó por la abolicion de la nobleza, y de las distinciones y blasones de ella. Disuelta aquella Asamblea continuó el servicio militar como ayudante de campo del general Luckner, pero lo dejó de allí á poco, y emigró á Suiza, donde estrechó las relaciones de amistad que va habia contraido en l'aris con Madame de Staël, v que luego duraron toda la vida, aun cuando llegó á ser grande la diferencia de opiniones políticas entre ambos. En 1795 volvió á Paris v fué preso por el mes de diciembre. Puesto brevemente en libertad pasaba sus dias ó ea el seno de su familia, ó en casa de Madame de Staël, Como tertuliano de esta última participó en 1811 del destierro que á ella cupo; pero pronto se le concedió volver á Paris, aunque el gobierno nunca deió de vigilarle. El año de 1814 pudo va acreditar todo su celo en favor de la dinastia de los Borbones. Desde el mes de abril se habia reunido á Monsieur, hoy Cárlos X, lugar-teniente general entonces del reino, de quien sué uno de los ayudantes de campo. Nombrado caballero de honor de Madame la duquesa de Angulema, la acompañó á Burdeos, y hallábase en esta ciudad cuando el general Clausel fué á enarbolar en ella la bandera tricolor. Montmorency siguió la princesa á Pouillar, donde se embarcó con ella en una fragata inglesa, y fué á Gand cerca de Luis XVIII. Despues de la batalla de Waterloo entró en Francia con los ingleses y prusianos. La pronta muerte de su padre en 17 de agosto de 1815 le abrió la puerta de la Camara de los Pares, en la que siempre votó con la mayoría que sancionó las leyes de escepcion. No satisfecho con contradecir en dicha

Cámara todas las doctrinas que como elocuente publicista había profesado y defendido en la Asamblea constituyente, todavía hizo mas cuando la faccion que destruyó la ley de elecciones de 5 de febrero de 1817 lo elevó al ministerio de negocios estrangeros. Oyósele entoueces proferir en la Cámara de Diputados en 1821 aquella miserable retractacion de que ya se ha hablado. Si en la Asamblea constituyente Moutmorency hubiese defendido las prerogativas de su clase, y de la clase que lo había nombrado y él representaba, y en 1821 hubiese apovado las libertades públicas, esto podria tener algun mérito; pero ciertamente no es necesario un gran esfuerzo para nadar sienupre con la corriente (1). Desde dicha últina época Montmorency, no

Unicamente, pues, à conteconeia de la restaunción parce labor sido caundo-Montanorene, se recordo del famitimo, que à principio del algido XIII neredido, el condetable Mateo de Montmorene contra los abligenses, y contra los calvirnites en el siglo XVI el marises de Francis Anno de Montmoreney, o biru poterimente Enrique de Montmoreney, uno de los gefes de la liga, que en Longados ejercio una especie de autorialal absersan, y se puno al frente de las políticas, los cuales à pretento de oponeses à los progresos de la heregía y à los durbelmes del gobierno, no argirendan quo de praninenzy empleo.

<sup>(1)</sup> Observa Madame Stiel que Cazales, que fué quien con mayor anlor defendió en la Asamblea constituyente las prerogativas de la nobleza, habia muy pocos años que pertenecia á ella. Antes Mirabeau; conocido por Toneau ó tonel. a caust de su estraordinaria crasitud y aficion al vino, hermano del eclebre conde de Mirabeau, no solo se había opuesto à la renvion de las tres cluses en la Asam-Mea nacional, sino es que enaudo la vió consentida por el rev, quebró su espada. diciendo que supuesto que el rey no sostenia el Estudo, los noldes tampoco necesitaban armas p.ra defenderle, sin embargo ile lo cual emigra luego, y levantó un regimiento à su costa. ¿Que no debian, pues, prometerse las dos clases privile-giadas, elero y nobleza, de un hombre que llevaba los dos apellidos Montmoreney y Laval, euyos timbres apostólicos y heraldicos eran tau antignos é ilustres, si se descartase de la genealogía aguel Laval, señor de Retz y mariscal de Francia, que en 1440 fué mandado ahorear y quemar por sus horrorosos crimenes y lubricidad, aquel conde de Laval que sué carcelero de Carlos IV en Compiegne, y aquel Enrique de Montmoreney, que suesdor de perseguir à los calvinistes, hizo tentro de guerra civil al Languedoc, y que eogido con las armos en la mano en la accion-de Castelnaudarry, fué como rebelde, mandado decapitar en su prision por el rey Luis XIII? Pero el vizconde Moteo de Montmorenev-Laval, no solo dejó decorresponder en la Asambles constituyente à tales espersuzas, sino que aun, conforme à la relacion de uno de los ministros de Lais XVI, parece haberse hechosospechoso de la revelacion de un secreto, que frastro el plan de formar en la Asumblea legislativa un partido realista, ganando algunos miembros de los mas inflaventes de ella. Esta negociacian entablada por media de Guirodet, fué comunicada en confianza por Narbonne à Montmorency y à un diputado, y al instrute descubierty. Memorius particulares de Bertrand-Moleville sobre los ultimos tiempos del rem do de Luis XVI, cap. 12.

queriendo volver á eshibirse como inconsecuente se mostró constantemente vindicativo, intolerante, fanático, y sobre todo, enemigo de las libertades de los pueblos. Sin embargo, como al tratarse en 1822 de la guerra de España, para la que tanto influyó Montmorency, todavia Villele y Corbiere no estaban tan completamente identificados, cual lo estuvieron despues, con los ministros de la Santa Alianza, ni tan perpendicularmente colocados bajo la influencia de la Rusia, no acogieron al diplomático de Viena y de Verona tan lisongeramente como él creia tener derecho por el buen écsito de su mision. Apareció presto entre ellos el desvío ó mala inteligencia, que vino a parar en que se trasladase el despacho de negocios estrangeros á manos de Chateaubriand, quien al recibirlo de las de su compañero de congreso de Verona, mostró hácia el toda especie de atenciones y cumplimientos. Desde entonces Montmorency dividió sus ocios y placeres entre la calle Cassette, horno de elaboración del Memorial católico, y el cerro de Montrouge, (donde estaba el colegio de Jesuitas) punto central de donde salian las doctrinas ultramontanas a

## CHATEAUBRIAND.

«Nacido en 1767 de una antigua familia de Combourg en Bretaña abrazó en su juventud la carrera militar. Dejóla en 1789, y al año siguiente se embarcó para los Estados Unidos de América, desde donde penetró en los 
bosques de los selvages Nateles, cuya vista le inspiró la 
idea de escribir un gran poema en prosa que se perdió, y 
del que solamente ha quedado el episodio de Mala. En 
1792 volvió á Europa para alistarse en las banderas de la 
emigración, y fué herido en el sitio de Thionville. Este 
accidente y algunos disgustos que Chateaubriand ha conservado siempre callados, le determinaron á trasladarse á 
Londres, donde en 1796 publicó su Eusayo histórico, político y moral sobre las revoluciones antiguas y modernas, 
consideradas en sus relaciones con la revolución francesa; 
obra, en general, sobre buenos principios, esceptuando 
obra, en general, sobre buenos principios, esceptuando

algunos estravíos de las preocupaciones y resentimientos del autor. En Londres compuso tambien el Genio del Cristianismo, retirado dos veces, una en Londres, y otra en Paris, de manos del impresor. Al cabo se dió á luz el año 1802 en Paris, á donde el año anterior habia venido Chateaubriand, y redactaba el Mercurio. No parece, segun se le ha oido al mismo, que fueron sus propias ideas religiosas las que le movieron á escribir el Genio del Cristianismo, sino el deseo de distinguirse en una nueva senda, contraria á la que habian andado los filósofos, y que la imaginacion de Chateaubriand creyó demasiado trillada va. Confirmalo un escrito muy antireligioso que publicó en Londres, y acerca del cual el benedictino Dulau, emigrado que en Londres trabajaba de impresor, le dió el consejo de que los tiempos no le proporcionarian carrera brillante por aquel rumbo. Y confirmalo no menos el que habiéndose Chateaubriand empeñado, cuando se hallaba en Roma de secretario del cardenal Fesch, embajador de la república francesa, en que se bautizase con el nombre de Atala una niña de que fué padrino, y oponiendose el cura y el cardenal secretario de Estado, Chateaubriand dijo á este con enfado, hablando aquí en confianza entre nosotros, V. Ema. debe saber muy bien que de Atala à todas las demás santas no hay gran diferencia."

"Aunque el clero, los mercaderes de modas y los libreros labian concurrido à porfía á dar celebridad al autor
del Genio del Cristianismo, no parece que á este cupo,
igual suerte en Roma, donde se escandalizaron de ver la
religion trasformada en un romance. Hubo de disgustar
esto á Chateaubriand, el cual se volvió á Paris á dar nuevas pruebas de su adhesion al primer cónsul de la república, lo que le valió el nombramiento de ministro plenipotenciario de la misma república en Valais. Ya porque
el destino correspondiese poco á la ambicion de Chateaubriand, ó ya porque este se indignase de la muerte del
duque de Englien, lo cierto es que Chateaubriand dió su
dimision, y para no dejar ocioso el clarin de la fama, emprendió su peregrinacion à Jerusalem. Esta peregrinacion
produjo su poema de los Mártires y su Ilinerario de Paris

54

à Terusalem. Con los Mártires reparó las pérdidas que lehabía ocasionado el despojo en que se miró del Mercurio, á causa de que algunos artículos insertos en él sobre el viage de Laborde por España, parecieron al primer cónsul tener alusiones insultantes; con el Itinerario tuvo ocasion de que algunos artículos sobre la gloria militar le captasen

otra vez la gracia de Napoleon.»

"Habiendo Napoleon manifestado á su ministro del inte-: rior, Montalivet, su estrañeza de que el Genio del Cristianismo no hubiese sido mencionado en la opcion á los premios decenales, valió esto á Chateaubriand el ser nom-Erado para el Instituto en el lugar que ocupaba Chenier. El discurso que para su recibimiento preparó Chateaubriand era de la mayor estravagancia, proponiendose agraviar la memoria de su antecesor, hombre que por sus trabajos y sus talentos era muy superior á Chateaubriand; mas el pio autor del Genio del Cristianismo y de tantas obras místicas no podia perdonar á Chenier que en 1801 buliese escrito sus Nuevos santos, sátira contra Chateaubriand y Laharpe. Los altercados á que el intento de Chateaubriand dió lugar, con motivo de que la comision del Instituto, ante quien previamente se presentó su discurso, falló que no debia leerse públicamente, se repitieron en los salones de la capital; y llegando á oidos de Napoleon esclamó este: ¡de cuando acá el Instituto se permite convertirse en asamblea política! Que haga versos, que censure los defectos de la lengua, pero que no salga del dominio de las musas, o yo le haré volver à entrar en él.... Tambien hay para él casas de Orates. Temeroso Chateaubriand de los efectos de la cólera de Napoleon, que había confirmado el fallo de la comision del Instituto, y á consecuencia del desengaño de sus esperanzas sin límites, y de sus pretensiones sin medida, se retiró al campo, decidido á consagrar ya sus servicios á la causa de la legitimidad que hasta entonces habia desatendido, y á cuyo triunfo parecian dar alguna probabilidad los desastres de Napoleon.»

«En los primeros dias del mes de abril de 1814 publicó su Bonaparte y los Borbones, donde se desató en injurias contra aquel mismo hombre á quien tanto habia elogiado antes, y al que en el prologo de Atala habia pintáde como el enviudo en signo de reconciliacion por la Providencia, cuando ella se cansa de castigar. Si en las Reflecciones políticas sobre algunos folletos del día que llevan su
nombre, se notó moderacion y sabiduría, fue porque este
escrito fué dictado por una mano augusta. A pesar de
todos sus esfueraos Chateaubriand no fué entouces nombrado ministro; solamente embajador en Succia, donde
no llegó á ir, ó porque creyese el destino muy inferior
á su mérito, ó porque no quisiese encontrarse con un
ilegitimo, llamado únicamente al trono por el voto de su
pueblo.»

«Al regreso de Napoleon á Francia Chateaubriand siguió á Luis XVIII á Gand, y obtuvo el nombramiento de ministro, dándose ya tal importancia, que fué muy reparable el que desdeñase ocuparse de la literatura sino por entretenimiento, segun respondió á un librero de Bruselas que le proponia la impresion de sus obras. Hasta alli todo el mundo sabia que los entretenimientos del nuevo, ministro le habian sido muy lucrativos. Probablemente por entretenerse todavia Chateaubriand se puso al frente de los redactores del Monitor de Gand, que estuvo muy lejos de la moderacion y sabiduría de las Reflecsiones politicas. Al propio tiempo presentó al rey el informe, de que va se ha hablado, sobre la situacion interior de la Francia. Sus funciones ministeriales espiraron en las fronteras del reino, aunque en recompensa de sus servicios volvió á ser nombrado ministro en julio de 1815, á lo que se añadió el nombramiento de Par en 19 de agosto inmediato. y el de presidente del colegio electoral de Loiret, que le dió ocasion al discurso, de que tambien se ha hablado ya. Cuando, en fin, el Instituto fué reorganizado, Chateaubriand, por real orden de 21 de marzo de 1816, fué colocado entre los cuarenta miembros de la Academia francesa. Seis meses despues Chateaubriand imprimió su Monarquia segun la Carta, en que aparentando defender los principios consagrados por esta, realmente trataba de impugnarlos, declarándose contra los intereses morales repolucionarios, y en favor del proyecto de fortificar á su modo la aristocracia, señaladamente la de la Cámara de los Pares. Las desconfianzas que con este escrito produjo, le atrajeron la ya referida espulsion del ministerio. Golpe terrible fué este para Chateaubriand y su partido, el cual desde aquel momento proclamó á Chateaubriand como la noble victima de la ingratitud real, y le prodigó todo género de alabanzas y distinciones.

- En 1818 Chatéanbriand se querelló del Times que en Inglaterra labia dirigido contra él acusaciones gravísimas; y en el Conservador, que se intentó fuese el opositor de la Minerva, Chateaubriand se distinguió como buen prosista (1), y como uno de los mas ardientes enemigos del ministerio Decazes. Habló en favor de la libertad de electiones, y en contra de las quinqueniales que entonces se trataba de sustituir à las determinadas por la Carta.»

«El nacimiento del duque de Burdeos suministré à Chateaubriand la ocasion de recordarse de una redoma de agua del Jordan que habia traido de su peregrinacion á Jerusalem, y que sin duda habia olvidado por espacio de muchos años. Dicha redoma que sirvió para el bautismo del duque de Burdeos, valió, segun se dice, un regalo de 400 mil reales á Chateaubriand, á quien en vista de esto debian importar poco las befas que de él v de su agua se hacian en las concurrencias de Paris y en ciertos papeles irónicos. Al principio de 1820 cayó desde la cima del favor el duque Decazes, y bien presto pasó en seguida el despacho de negocios estrangeros desde las manos de Pasquier á las de Montmorency. Establecida la censura dejó de publicarse el Conservador, pero Chatcaubriand se hallaba á la sazon en gran valimiento. Confiriósele al año prócsimo la embajada de Inglaterra; en breve el rey lo Îlamó á Paris, y por último el 28 de diciembre de 1822

<sup>(1)</sup> El estilo de Chatembriand, seçun la biografia que estretamos, parideudo mucho deparsa da sus primeras obras, admia frecuentemente, encanta y seduce sicupre. Asi Chatembriand es el gefe de una escucha admirable, pero que ha llegado à ser desestable en sus símisdores, los seusles no pudieno da canaza é las bellezas de se maestro, han aumentado un defectos. Consucen principilamente el maestro y la travesa de ingularidades peregriano corar, sen de embais, ha de clamación y la travesa d'ingularidades peregriano.

ocupó la primera secretaría de Estado, ó séase de negocios estrangeros. Entonces, y solamente entonces Chateaubriand crevó encontrarse en su puesto. Sin embargo, érale dificil sobreponerse al ascendiente que habia ya tomado Villele entre sus colegas, y Chateaubriand se miraba reducido á un papel subalterno, que se avenia mal con su carácter y ambicion. Mas como hasta en el cielo hay acomodamientos ó transaciones, descubrióse un medio de que los ministros procediesen de acuerdo. El medio fué no ocuparse casi siempre sino en destruir las libertades públicas consagradas por la Carta, y cualquiera divergencia que á veces sobreviniese entre ellos, pronto se componia, acabando siempre por convenirse todos á costa de ligeras y mútuas concesiones. Dame tú la caja, se decian unos á otros, que vo le pondré el aliño. A trueque de estas pequeñas deferencias el ministerio logró sostenerse intacto por espacio de dos años. Al cabo de ellos, esto es en 1824, Villele se propuso su plan de la reduccion del 5 por ciento, v el ministro del interior, Mr. Corbiere, el de la septianalidad y renovacion total de diputados. No parecia que debiera contarse en nada con Chateaubriand respecto á estos dos proyectos; pero Villele habia establecido una especie de mancomunidad entre los ministros, que fué fatal al de negocios estrangeros. Díjose que se vió obligado á cooperar á la redaccion de la ley de septianalidad, y á la esposicion de los motivos de ella. Algunos escritores de la oposicion recordando al instante los principios que Chateaubriand habia sentado acerca de esta materia en el Conservador. desenterraron este periódico, compilaron las frases elocuentes de Chateaubriand, é hicieron un folleto picante, que publicaron con el título de Opiniones de Mr. de Chateaubriand sobre elecciones (1). Como la ley propuesta y su

<sup>(1)</sup> No menos suriosa seria otra compilación de los últimos discersos de Chescushirand en fivor de los grigoros, y de las dorderes que durante su ministerio aspidió el gobierno francer cu constante protección del logis de Egipto, preporecionadole todos especie de sencillos. De que Chestenbrianda lista de ser el instrumento de lo opresion de los griegos darante su ministerio, á nadie podio quesdar manos dada que á el, dada que a el el congreso de Verono habia vitos el face.

rúbrica ó proemio eran precisamente la palinodia de las opiniones de Chateaubriand, el folleto fué ocasion de un gran escandalo en toda Francia, y aun en lo interior del ministerio. Con todo, la lev de la septianalidad fué adoptada; pero la de reduccion del 5 por ciento habiendo sido desechada por la Camara de los Pares, parecia que Chateaubriand debiera triunfar, v Villele sucumbir, Sucedió lo contrario, v quejandose Villele de no haber sido aucsiliado por Chateaubriand, vióse este despojado de su ministerio, de una manera harto incivil (1). El autor de la Atala abandono inmediatamente su covachuela, v se restituvó á su casa privada, donde recibió tal número de visitas, que su amor propio habria podido hallar en ellas una ámplia compensacion de la desgracia, si no indicasen mas bien el efecto dei odio que se tenia à Villele, que no arrobos ó entusiasmo que la víctima inspirase. Chateaubriand no ha perdido la esperanza de recuperar su ministerio, pero inútilmente hasta hoy. Ha publicado al advenimiento de Cárlos X al trono un papel intitulado El rey es muerto, viva el rey, al cual se ha procurado ensalzar, aunque no lo merece. Algunos dias despues dió tambien á luz unas reflecsiones sobre la libertad de imprenta, las cuales no hicieron sino ecsasperar mas al triunvirato ministerial, sobradamente irritado va de antemano contra esta preciosa lihertad. Chateaubriand es hoy ministro en espectativa. v parece no esperar sino la prócsima caida de Villele para voiver al ministerio (2). »

scuerdo de que no habia de solicitarse nunca para los griegos una ecistencia independiente, y la aspereza y el desprecio con que facron tratadas las súpicos de ellos por medio de sua diputados el conde de Metaxas y el coronel frances Jourdain.

<sup>(1)</sup> Parece que la real órden de su destitucion le sué intimada simplemente por un portero de la secretaria.

<sup>(2)</sup> No pullendo esperando ya de los computienos, ni del partido de los compotienos de su ministrio ne 1853, se la revuelta contra ellos, segun poude compotienos de su ministrio ne 1853, se la revuelta contra el ministerio de Polignos. Vens sobre to lo como se esperandos aquel preidido en 19 y az de mayo de 1839, hibianho contra el pristo de los que no hebien vivido desde 1789, para quienes la esperincia no tenia autoritad, ni evidencia la vendad y la nexon, y cotura la nuera elección de Peynamet, espon nonhamiento solo dice que debis ser una aderra general para toda la Francia, produzido con la sete escundados de sua destra general para toda la Francia, produzido con la sete escundados de sua consecuencia.

. La parte que Chateaubriand tomó en la guerra de España, la tenemos ya insinuada. Ella era muy conforme á los principios que hasta allí tenia manifestados. « Todo el genio aristocrático de los ministros (deplorables), todo su arsenal contrarevolucionario está en los escritos de Mr. de Chateaubriand, anteriores á 1823; escritos que el trazaba con una pluma de pabo real, trocada dos años ha poruna pluma de azucar.... Releed el Conservador, donde Mr. de Chateaubriand, entre los mil artículos afrentosamente marcados con su nombre, consagró en elogio del rey Fernando el del absolutismo, el de la aristocracia opresora, va el de la santa Inquisicion. Es la misma pluma que parece hoy mojada en el tintero del Constitucional, para reclamar de un ministerio equivoco nuestra independencia y libertades. Realistas que él desconoce hoy, liberales que él ultrajó otras veces ¡qué respeto pueden inspiraros sus doctrinas! ¡qué confianza podeis tener en su fe!.... La historia del Diario de los Debates seria la historia del servilismo. En cuanto á hechos y sentimientos no tiene debajo de si mas que al Diario de Paris; aquel está à la subasta oficial de todo nuevo ministerio que se digna comprarlo. En cuanto á talentos, los Debates tienen plétora, mientras que la mayor parte de sus cofrades mueren de inanicion (1). » Verdad es, que en contra de cuanto se digasobre conducta é implicaciones y versatilidades civiles y religiosas de Chateaubriand, podrá este oponer el testimonio de Canning, quien despues de referir en 28 de

bedno anteriore. La Gorea del din 20 no le da ma respuesta sino que acoteja, lo que almor recrite el Diririo de los Debietes con lo que estrou estroi estro de los probletes con lo que estrou estroi estroi de la Consenza de la Regional de la Regio

<sup>(1)</sup> Los precursores MM. de (hateaubriand. de Villele, Bellart y compaña, ó el primer son de rebuto de la contrarevolución, obra anônima, impresa en Pures, año de 1866.

abril de 1823 la contradiccion en que Chateaubriand habia caido acerca del modo de entender la guerra de Espaïa, aïadió; y ya que hablo de Mr. de Chateaubriand, y que algunas de mis espresiones con respecto á él han sido mal interpretadas, aprovecho esta ocasion de deber decir, que habiendo tenido la fortuna de tratarlo personalmente, no conservo hácia él sino sentimientos de aprecio y consideracion. Yo admiro sus talentos, y yo sé que es un hombre, sobre cuyo honor jamas recayó tacha; yo lo creo muy capaz de desempeñar hábilmente las obligaciones de su puesto.»

#### VILLELE.

« Nacido el año 1773 en Tolosa de padres de mediana clase y hacienda, se trasladó en su juventud á la isla de Borbon, donde su aplicacion á los negocios y su matrimonio con la hija de su principal, Desbassins, adelantaron sus intereses. Al cabo de varios años regresó á Europa con un cargamento de frutos coloniales, que vendió muy bien, por haber llegado en el momento de la rotura del tratado de Amiens. Hasta 1814 no pudo obtener otro empleo sino el de miembro del consejo general del departamento del alto Garona; mas la entrada de los anglo-españoles dicho año en el mediodia de la Francia proporcionó á Villele el ser uno de los primeros que felicitasen á Wellington. Apenas se publicó la declaración de Luis XVIII en S. Ouen, Villele imprimió un escrito impugnando los principios de dicha declaracion, especialmente la irrevocabilidad de la venta de bienes nacionales, y toda otra institucion política que no fuese la antigua constitucion de nuestros padres. Procuró Villele sostener los Borbones cuando Bonaparte desembarcó en Francia, y despues de los cien dias fué nombrado Maire o corregidor de Tolosa, donde hubo de tener el dolor de que á su vista fuese asesinado el general Ramel. Elegido diputado de la Cámara de 1815 votó siempre con el lado derecho, y habló sobre muchas cosas, entre ellas à favor de las escepciones de la amnistia. Todo esto le produjo entre sus comprovincianos la reputa-

# (435)

cion de lumbrera (1). En las cánciones, con que sus conprovincianos quisieron eternizarle este epítelo, tropezaron con la dificultad del consonante que no pudieron vencer aino rimándolo de esta suerte,

> Aquel Moussa Villelo Es un Candello. »

«El fuego que habia mostrado como lumbrera del partido anti-constitucional, no podia dejar de señalarlo para su reeleccion en 1816. En el curso de las sesiones de este año al de 1817 votó por algunas medidas liberales, é hizo la guerra contra los ministros, á quienes deseaba reemplazar, lo cual le produjo el ser destituido de su destino de Maire de Tolosa. Semejante desgracia, harto compensada con el ascendiente que sobre su partido daba á Villele, no retrajo á este de continuar los dos años siguientes : como él y su partido querian. Entonces ya Villele no solamente pudo insistir en las ideas que antes tenia manifestadas contra la libertad de elecciones mantenida por la ley de 5 de febrero de 1817, y contra las peticiones en favor de los desterrados, sino declararse abiertamente defensor del provecto de ley suspensivo de la libertad individual y del que encadenaba la imprenta, y pedir el poder arbitrario todo entero en manos de los ministros. Adoptado en fin el nuevo proyecto de ley de elecciones al gusto de Villele, fué este en seguida nombrado ministro secretario de Estado, y miembro del consejo de ministros; en 21 de diciembre de 1821 ministro de Hacienda; conde, el 17 de agosto del mismo año: presidente del consejo de ministros. el 4 de setiembre del año inmediato. Es inútil añadir que posteriormente le han sido prodigados todos los cordones v cruces. .

«Desde el instante que Villele llegó á ser ministro de Hacienda y presidente del consejo de ministros ya desapa⇒

<sup>(1)</sup> La Gaceta de Francia de 7 de julio de 1828 nos ha asegurado que Canning no solo confirmó esta reputacion de Villele, como lumbrera, sino que además aludiendo à la admirable sencillez del porte del presidente de los ministros franceses, añadió que era lumbrera que brillaba à poca costa.

reció el modesto, el desinteresado diputado de Tolosa, y va desde el principio de 1821 pudo decirse de él: quantum mutatus ab illo! Hizose cada dia mas feroz, altivo, parcial. absoluto, interesado: sobrepujó presto en lujo á todos los ministros del imperio, y no descuido su peculio, que segun se dice, encontró medios de que llegara á ser colosal por operaciones bursátiles. Su cuidado era mantenerse en el ministerio, y todos sus actos no parecian proponerse otro fin. En 1822 sostuvo las dos leves sobre represion de delitos de imprenta y policía de periódicos; la última concedia al rey la facultad de restablecer la censura por un simple decreto. En 1823 lanzó el Manifiesto contra la España constitucional, y verificó la invasion, y al año siguiente logró la septianalidad de los diputados. Sabido es su intento de reducir á 3 por ciento las rentas creadas á 5, y como por la oposicion que este proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados, sufrió en la de los Pares, hizo Villele que se quitase el despacho de negocios estrangeros á Chateaubriand, y se le confiriese interinamente á él; Chateaubriand en dicha Camara de los Pares, habia sido de los mayores opositores al proyecto de su compañero y presidente de ministerio Villele.»

« Habiéndose el diputado la Bourdonnaye y otros del lado derecho declarado adversarios de Villele por el escandaloso negocio de la contabilidad de los intendentes militares del ejército invasor de España y del empresario Ouvrard, aquel Villele que en muchas sesiones se habia pronunciado como defensor de la libertad de imprenta, v que aun en la de 1822, no obstante que propuso y obtuvo la facultad de restablecer la censura, protestó que no queria esta, no encontró ahora otro modo de tener razon sino el de establecer la censura. Por fortuna Carlos X pensó de otra manera, y la quitó á su advenimiento al trono. Instó Villele sobre su proyecto favorito de reduccion del 5 por ciento, y al cabo hasta cierto punto lo realizó por medio de los mil millones de indemnizacion á los emigrados, con lo que se atrajo el lado derecho de la Cámara de Diputados, y por conversion de rentas y operaciones de banca; mas la opinion pública no ha correspondido á las magnificas resultas que se prometia Villele. »

«Por último la importancia que ha tenido este personage entre sus contemporáneos, dice la biografía no permitirle concluir el articulo que le es relativo, sin copiar lo que se lee en una obra impresa en Bruselas á fines de 1820. « Este gigante de la fama, este Estentor, cuya voz terrible resuena en las estremidades del mundo ultramonárquico, este gese de oposicion, cuya mano poderosa sostiene casi sola los últimos restos de las instituciones feudales, que con una mirada y una señal de su dedo pone en movimiento las falanges desordenadas de su partido, y doblega ante su autoridad plebeya el orgullo aristocrático de los descendientes de las casas mas nobles, ante quien enmudece la altanería de grandes nombres, y desaparece el fasto de las genealogias, Mr. de Villele no tienc mas de cinco pies de altura, un cuerpo flaco y raquitico, una voz ágria y gangosa (1), y un rostro de fealdad sin par. " Este hombre á quien ciertamente Homero no habria admitido para marmiton de uno de sus menores héroes : que se burla cuando le place, de las libertades de los franceses, y que tambien, cuando se le antoja, pone su voluntad en lugar de la ley, que ha trasformado el gobierno en tertulia, y la Francia en telonio de agiotage, dista mucho de ser un genio singular, ni aun un aguilucho: á pesar de toda su sangre fria, de toda su astucia, de todas sus arterias y de algunos conocimientos rentísticos, habria probablemente quedádose en segunda ó tercera línea, si su partido no le hubiese estado constantemente empujando á la primera. Así que, se asegura que en un momento de espansion de su alma en el seno de la amistad, se le ovó prorumpir,

Qu'eusse-je été sans eux? Le maire de Toulousse (2).»

<sup>[1]</sup> Parece que podría aplicarsele aquella descripcion del convidado de la estira primera de Persio; rancidulum quiddam b ilbá de nare locutus.

<sup>[2]</sup> Si esto no concorlate bien con el elogio que la citoda Guerta nos dice laber Canning hecho de Villela, cuando lo proclamó como el único hombre de Estado que la revolución hubia dado á la Francia, nadie mejor que Chatecu-

A este bosqueio del retrato de la mencionada biografía habrá que agregar siquiera entre los demás procedimientos análogos de Villele, sus maniebras de varios géneros para corromper las elecciones de Diputados, y la Cámara de Pares con el nombramiento de 76 de un golpe , y para la disolucion de la guardia nacional, hasta que la opinion pública, por una parte, y de otra el temor de que el odio contra Villele llegase à concitar una revolucion, lo arrancaron del ministerio en 4 de enero de 1828.

# PEYBONNET.

"Mr. de Peyronnet, ministro de Justicia, y uno de los triunviros del ministerio Villele, nació en Burdeos el año de 1779, de un padre que habiendo comprado una plana de secretaría del rey, la cual elevaha á nobleza de una especie que el vulgo flamaba jaboncillo de villanos, pereció quizás sobre un cadalso por esta nobleza comprada, du-

briand podia entablar la competente demanda de aclaracion ó deslinde de derechos, ya fuese ante el mismo Canning, que tanto encomio hemos visto haber hecho tambien de Chateaubrianil, o ya aute el público frances, a quien desde s825 ha estado apelando Chateaubriand poro que uo tuviese á su anterior compa-fiero y presidente Villele por hombre de Estado. El ánico juez que aconsejario yo & Chateaubriand que recusase en esta causa familia ercircunda o finium regundorum, seria la España, contra la que por lo menos Villele na manifestó tauto erdor como Chateaubriand en 1822 y 1833; época en la que Chateaubriand quiso distinguirse de la manera con que cierto partido le había de dar entrada en ef ministerio, asi como luego quiso distinguirse de otra manera que le diera la presidencia del mismo ministerio, ó le llevase á un lugar respetable entre el partido contrario al que lo metió en el ministerio. Hay muchos medios de pretender ser siempre lumbrera ó fanal de derrotero para no penderse uno nunca a si mismo, aunque nonfraguen los demos , sean estos los que fuesen-

Yo no trato abora de calificar los principios del discurso del vizeonde de Chateaubriand en la sesion de la Camara de los Pares el 7 de agosto de 1830. Pero quien dejará de reconncer que à Chateaubriand houra la confesion de que se reputaria el último de los miserables, si despues de todo lo que habia hecho y escrito en favor de los Borbones, renegase de ellos en el momento en que por tercera y última vez se encaminaban al destierro? Resta únicamente ver si con esto solo ha conseguido que su vida sea y haya siempre sido uniforme en hechos y en principios. El breve estructo de ella que acabamos de prescutar, ofrece datos pun jusgarlo. La conducta del visconde de Chateaubriand en Bechos y en principios durente su ministerio en 1823 ofrecera tambien datos para juzgar por quienes y como fué abierta la senda, que por tercera y áltima vez encaminase los Borbones al destierro.

rante el reinado del terror. Su hijo, el ministro, nunca pasó de un abogado mediano, ó de tercera clase, si bien el aspiraba á darse importancia por su buena figura y galanterías, y por sus gastos escesivos y frecuentes desafíos. Esto era lo único porque fuese conocido hasta la entrada de los anglo - españoles en Francia. Mostrándose entonces afecto á los Borbones, obtuvo la presidencia del tribunal de primera instancia en Burdeos, y dos años despues la procuraduría general del tribunal real de Bourges. Baio este carácter fué traido á Paris para sostener, juntamente con Mr. de Marchangy, la acusacion ante la Cámara de los Pares contra los procesados por la conspiracion de 19 de agosto de 1819. Es notorio el encarnizamiento con que trató de probar la culpabilidad de aquellos militares y las conclusiones que dedujo, por las cuales se le censuró en la Cámara de Diputados el 24 de julio de 1822, de haber pedido 23 cabezas. Pero desde tal momento la faccion que apuntaba á la destruccion de la ley de 5 de febrero de 1817 sobre elecciones, creyó haber encontrado el hombre de cuya adhesion podia estar segura en todas ocasiones, El mismo año Peyronnet fué nombrado diputado por el departamento de Cher. »

"Peyronnet se habia ostentado liberal mientras el ministerio pareció caminar segun la Carta, de lo cual hay prueba evidente en un discurso que pronunció en el tribunal de Bourges, y que fué enviado á Decazes é impresoen varios periódicos. Pero viendo que por estos principios no llegaria jamás á encontrar satisfecha su ambicion. los abjuró en breve, y fué nombrado procurador general del tribunal de Rouen, donde nunca fué, prefiriendo quedarse en Paris, donde se ocupó constantemente en captarse la protectora benevolencia de una princesa. A la composicion del ministerio de Villele, súpose repentinamente el 15 de diciembre de 1821 que Mr. de Peyronnet entraba en él como guarda-sellos. Esta súbita elevacion, no justificada por nada, disgustó á muchos, y entre ellos á no pocos magistrados descontentos de un gefe semejante. Las investigaciones que se hicieron para saber el motivo, dieron por resultado descubrir que Mr. de Peyronnet habia tenido la felicidad de ganar un pleito que Madame Cayla, separada de su marido y reclamando la tutela de sus hijos tenia perdido primeramente en Bourges, y que esta alta y poderosa señora cerca de Luis XVIII habia querido recompensar así á Mr. de Peyronnet. El primer paso en la carrera ministerial fué presentar á la Cámara de Diputados el 2 de enero de 1822 aquella espantosa ley represioa, calificada tan oportunamente por Bignon de opresiva de la libertad de la imprenta, por la cual los juicios se arrancaban del procedimiento por jurados, se dejaba al rey la facultad de establecer la censura por una simple órden, etc. Aunque el modo de sostener Peyronnet las discusiones en la Camara era ridículo por los argumentos, é indecente por su locucion, todavía quiso imitar el tono arrogante y desdeñoso de Pasquier. El 17 de agosto de 1822 fué creado conde, y se le debe muy particularmente, además de su general participacion en el trastorno del sistema constitucional de España (1) y en todas las providencias de Villele, la derogacion del decreto de 14 de diciembre de 1810, relativo á la clase de abogados, cuya disciplina quiso determinar Peyronnet; la ley contra sacrilegios, y sus essuerzos en favor de la septianalidad; el reglamento sobre el retiro de los jueces por causa de enfermedad, cuyas disposiciones hacen ilusoria la inamovilidad de estos magistrados; y en fin, su firma en la real órden de 15 de agosto de 1824 que restableció la censura de los periódicos bajo el especioso y absurdo pretesto de que los medios represivos de la ley de 17 de marzo de 1822 habian Ilegado á ser insuficientes. »

"Un pequeño accidente vino á turbar á Mr. de Peyronner por algunos minutos entre sus glorias y satisfacciones. La muger con quien se habia casado siendo bien jóven, y que se separó de él á poco de su matrimonio, se le presentó en su palacio á los quince años de su separacios. Para salir del apuro y evitar ruidos, no tuvo otro arbitrio

<sup>[1]</sup> Recuér lese lo que hemos dicho acerca de la demanda del duque de S. Lorenzo contra Ouvrard.

que señalarla una pension de 48.000 reales. Desembarazado así de este estorbo, ha podido seguir libremente su aficion á la petimetreria, y si no lleva la toga con dignidad, à lo menos la lleva con mucha gracia. Agrádale tambien mucho ser dibujado, sobre todo cuando juega al billar con monseñor el obispo de Hermópolis (1); se asegura que el amueblamiento de su cuarto costó 120,000 reales, que es precisamente la misma cantidad del importe de las gratificaciones que se distribuian á los empleados pobres (2). El orgullo natural de Mr. de Peyronnet ha crecido á compas de su elevacion; ecsige hoy que su hijo, su hermana y sus parientes le den el tratamiento correspondiente à la grandeza. El ciudadano consul Cambaceres era mucho mas modesto, cuando se contentaba con que sus amigos no le llamasen mas que monseñor en las reuniones de confianza, »

#### CORBIERE.

« Nació en el departamento de Ille-et-Vilaine; ignora el autor de la biografía en que año de gracia vino al mundo, si bien con toda seguridad puede afirmarse que no es de este siglo, y que su calva denotaba (en 1825) una cincuentena de años. Su nombre es Santiago-José-Guillelmo-Pedro, y es menester no confundirlo, como han hecho algunos, con el baron Felipe-Càrlos-Augusto Corbiere, que en principios políticos es todo lo opuesto al ministro del Interior, que con el de Justicia y el de Hacienda formaron el célebre triunvirato del ministerio Vilele. Abogado en su país al tiempo de la restauración no se habia dado á conocer sino por sus ideas anti-liberales y contra-revolucionarias cuando fué nombrado para la Cámara de

<sup>[1]</sup> El abate Frayssinous, gran ultrarealista y ultramontano, debió á Napoleon el ser nombrado canónigo de Paris. [2] Los debates de la Cámara con motivo del budget de 1828 desembrie-

<sup>[2]</sup> Los debetes de la Cámara con motivo del budget de 1858 descubrieron, que el coxto del anuelbamiento de su casa ministerial, inclusa una magnifica tapierria, habia ascendillo à 75.000 francoi ó seines 300.000 rs. vn., que anuque no fueron aprobados, lucco sin embargo pyrece haberse celarado de donde salismon sin gravámen del boisillo particular de Peyronnet.

1815. Su posicion en ella al principio fué detras de Villele y luego á su lado. Aunque sin gran talento de orador, á falta de otra cosa mejor se colecó presto en primera línea de su partido, cuyas miras favoreció con una violencia tal que suplía por su talento.

« Estrenose apoyando el establecimiento de los tribunales prebostales y añadiendo infinitas escepciones á la amnistía, no obstante que protestaba respetar la declaracion que el rey habia hecho desde Cambrai; tambien en el mismo año de 1816 propuso la adopcion de la ley contra el divorcio. Segundó poderosamente los ataques que contra el ministerio dirigia Villele para llegar á ser ministro, y en la causa formada á Robert é hijo, como editores del Fiel amigo del rey se encontró en el embarazo que comunmente ponen las leves de escepcion, como espadas de dos filos que hieren á los mismos en cuyo amparo se meditan. ¡Cómo! esclamó Corbiere ¡revolver contra los defensores del trono las armas que no deben usarse sino contra los enemigos del Estado, es una traicion! A fin de que no quedase duda alguna sobre la confesion que acababa de hacer, concluyó su discurso acusando á los ministros de no emplear sino traidores. Pagóle el ministerio á los seis dias, nombrando á Mr. Bourdeau para la procuraduría general (fiscalía) del tribunal de Rennes que pretendia Corbiere. Desquitóse este hablando en ódio de los ministros á favor de economías en el presupuesto de gastos, del jurado en el proyecto de ley de imprenta, de la libertad de los periódicos, y en contra de la ley de enganches ó alistamicutos. »

"En 1819 combatió el modo con que figuraba el consejo de Estado en el presupuesto, fundándose en que si era cuerpo constitucional, como se decia, no podia ser modificado por una real órden, y si no era cuerpo constitucional, tampeco debia tener lugar en el presupuesto; se opuso á las peticiones en favor de los desterrados, denunció la comision directora de Paris, aunque sin esplicar que es lo que fuese, manifestó su indignacion contra los 38 proscriptos y los regieiclas, y piló que Gregoire fuese echado de la Cámara como indigno y como que venia à representar el erimen en ella. Pueden tomarse por compendio ó por epilogo de su doctrina en algunos puns tos las palabras que profirió en una sesion; el medio de tener buenos diputados, dijo pidiendo una ley de elecciones mas aristocrática, es un ministerio monárquico con periódicos censurados. Opúsose á indemnizar los departamentos asolados por la ocupacion estrangera á titulo de que la Camara no tenia el derecho de proponer gastos; de allí á dos meses dijo el mismo, que era menester consolidar las adquisiciones de bienes nacionales por una justa indemnizacion á los autiguos propietarios, y que la Francia debia emplear lo mas puro de su dinero en esta reconciliacion.

En la discusion de la nueva ley de elecciones su argumento fué solo este; la ley de 5 de febrero es popular, luego debe destruirse; la nueva ley es aristocrática, luego debe ser aprobada. Cuando se le vea siempre votando, leyes de escepcion, impugnando todas las ideas de libertad é igualdad promovidas por la revolucion, y haciendo causá comun con los que procuraban hacer retrogradar las luces y el espíritu del siglo, ocurrirá desde luego preguntar, ¿qué es lo que ha hecho que sucesivamente Corbiere fuese mombrado gefe de la instrucción pública en 22 de diciembre de 1820, ministro del Interior en 14 de diciembre de 1821, conde, ect., ect.? No parece ser sus talentos administrativos, sus vastos planes, ni un grato recibimiento en su provincia, donde le dieron una serenata desapacible y borlesca.

«El desco de elevarlo al ministerio fué lo que movió á su partido á proporcionarle el escalon de la presidencia de la instruccion pública. Si antes de ser ministro algunas veces Mr. de Corbiere se inclinó, cuando le convenia, á impugnar al ministerio que le precedió, á defender la libertad de imprenta y la de elecciones, luego que él ocupó la secretaría del Interior, estableció, sin siquiera tomarse el trabajo de justificarlo con ningun pretesto plausible, la mas insufrible censura, y cuanta especie de violencia y supercherías pudiesen impedir tener candidatos independientes para diputados, y que las elecciones de estos de-

56

járan de practicarse á gusto de sus presidentes de colegios y de sus funcionarios mas adictos. Sobre todo en lo que mas se distinguió fué en un gran sistema de purificaciones. Todas las oficinas de su ramo se resintieron de ellas inmediatamente que Corbiere tomó posesion del ministerio. »

«Sin consideracion alguna á los talentos, á los servicios, á la situacion de los empleados bajo sus órdenes, lanzó desapiadadamente de sus destinos á todos aquellos, cuyas opiniones no eran conformes con las suyas, comenzando por los hombres cuyo carácter podia suponer algun indicio de independencia moral, ó que no se mostraban bastante serviles. Desde los prefectos hasta los mas insignificantes secretarios de corregimientos (mairies), desde los directores de administraciones hasta los meritorios en oficinas, todo pasó por el crisol purificador del ministro. Los hombres consagrados al bien público, que como Mr. de la Rochefoucauld y otros ejercian filantrópicamente funciones gratuitas, tampoco fueron perdonados. Todavía en la parte relativa á instruccion pública se dejó sentir mas vivamente la purificacion. Ya, cuando Corbiere aun no era mas que presidente del cuerpo regulador de la enseñanza, habia propuesto al rey, en 27 de febrero de 1821, que en ella se diera una direccion mas religiosa. »

«Hecho ministro, todo su cuidado se fijó en los colegios y las escuelas; los profesores que no eran religiosos á la manera de S. E. fueron reformados: colegios enteros debieron à las providencias del ministro su completa desorganizacion. Las escuelas cristianas fueron aumentadas, y las de enseñanza mútua llegaron á ser el blanco de los tiros de los periódicos ministeriales. Las mismas facultades mayores no fueron respetadas; los profesores no se elegian por concurso, el favor solo los sentaba en sus cátedras. Los literatos, los artistas independientes fueron tratados con el mayor rigor, mientras que los que diariamente daban pruebas de la mas abyecta servilidad recibian gratificaciones, pensiones y eolgajos. Las puertas de todos los ministerios se abrian paza estos, en tanto que los otros no tenian otra perspectiva sino la de prisiones; los beneficios simples eran para los unos, los trabajos de Poissy esperaban á los otros. Mr. de

Corbiere creia en fin reposar al abrigo de la septianalidad de todas las vigilias y fatigas que las elecciones anuales le causaban. Soberbio y engreido como un general despues de la victoria, gozalia placenteramente en la compaiña de sus colegas, de quienes era uno de los tres gefes, la tranquilidad de un verdadero bajá, rodeado de honores y decoraciones. Mas como parecia deber correr la misma suerte que Mr. de Villele, sus amigos temieron siempre que su descanso no fuese de gran duracion. La derrota que sufrió en su proyecto de vinculaciones debió tambien comenzar á serle de mal agüero.

#### VICTOR.

« El general Victor (Perier) nació en Marche, departamento de Vosges el año 1776, de familia que hasta ahora no nos es conocida. Comenzó á servir de tambor, y cuando fué soldado, era designado con el epíteto de bello sol. Todo esto nada obsta á su reputacion hoy en que á cada cual se le estima como hijo de sus obras. Unicamente sirve para recordar lo que el mariscal Victor, duque de Belluno, ha debido a la revolucion. Empezó á distinguirse por su valor v talentos militares en la reconquista de Tolon. á la que contribuyó poderosamente y donde recibió dos heridas. Curado de ellas pasó ya de general de brigada al ejército de los Pirineos orientales, de allí á Italia, donde sus brillantes hechos de armas le obtuvieron del Directorio el grado de general de division, y despues de la paz de Campo Formio fué á mandar el departamento de la Vendée. En 1799 volvió á Italia, y continuó sus hazañas militares; las que ejecutó como gefe de la vanguardia del ejército frances en Marengo, le valieron el premio de un sable de honor. Puesto en seguida al frente del ejército galo-bátavo, no lo dejó hasta despues del tratado de Amiens para ir á Dinamarca como embajador frances. La guerra con la Prusia lo llamó otra vez al campo de batalla y fué herido en la de Jena. Contribuyó asimismo al triunfo de Pultusk v á varias ventajas alcanzadas sobre los ejércitos ruso y prusiano durante la campaña de 1806. Mandando el primer cuerpo

del ejército grande en Friedland, no concurrió menos á la victoria de aquella jornada, y en el campo de batalla fué promovido á la dignidad de mariscal del imperio. Poco despues Napoleon le hizo duque de Belluno con dotaciones considerables. Nombrado gobernador de Prusia despues del tratado de Tilsit, la administró sábiamente por espacio de quince meses, al cabo de los cuales fué destinado al mando de un cuerpo de ejército en España. Estuvo en la campaña de Madrid con el emperador, y se distinguió en las acciones de Somosierra, Espinosa y Madrid. Ganó en 1809 las batallas de Uclés y Medellin, y en Talavera hizo prodigios de valor, aunque sus tropas no fueron sostenidas. Penetró por Sierra Morena en las Andalucías y fué á bloquear á Cádiz. Desde allí tuvo que ir en 1812 á la campaña de Rusia; á la cabeza del novenocuerpo se cubrió varias veces de gloria, especialmente en el paso del Beresina. En Dresde, Wachan y Leipsick mantuvo el honor de las armas francesas. »

«Llegado al Rin, fué enviado á Estrasburgo para poner en estado de defensa las plazas de la Alsacia. Desempeñada esta comision, defendió los Vosges palmo á palmo, si bien obligado por fuerzas superiores á ceder, se replegó á S. Dizier, de donde el 27 de enero de 1814 echó á los rusos, de quienes y de los prusianos tomó de allí á poco tambien el pueblo de Brienne. El 9 de febrero se dirigió hacia el Sena para aucsiliar las operaciones de Napoleon sobre Champ - Aubert y la Ferte: detuvose en Nogent. euvos puentes defendió hasta el 16. Peleó el 17 en Nangis y Villeneuve; pero irritado el emperador de que Victor no hubiese llegado á Montereau tan pronto como se lo habia ordenado, le reconvino fuertemente y le quitó el mando de su cuerpo. Por mas que se escusaba el duque de Belluno, viendo inflecsible á Napoleon, le dijo, « pues bien, va que no tengo mando, tomaré un fusil, y me colocaré entre los granaderos, que todavía me reconocerán v admitirán entre ellos; Victor no ha olvidado aun su primer, su noble oficio de soldado. » Entonces el emperador tendiéndole la mano, le contestó: «no, quedaos, Victor, quedaos; es imposible va devolveros vuestro cuerpo de

ejército, porque se lo he dado á Gerard, pero tomad el mando de dos divisiones de mi guardia, » Victor se batió despues en Craon, donde fué herido. Sin embargo, no parece que su reconciliacion con Napoleon fué sincera, porque este hijo de la revolucion se dió una prisa inesplicable en declararse à favor de los Borbones : desde entonces la opinion del ejército le fué contraria. Era gobernador de la segunda division militar en Mezieres cuando Napoleon volvió de la isla de Elba; hizo grandes esfuerzos para impedir la defeccion de sus tropas, y no habiéndolo podido conseguir, huyó de Chalons en el momento que iba á ser arrestado por sus propios soldados. Atravesó las fronteras de Francia, donde entró despues de la batalla de Waterloo. Inmediatamente fué nombrado presidente del colegio electoral de Loir y Cher, mayor general de la guardia real, presidente de la comision de ecsámen de la conducta de los oficiales militares durante los cien dias. y representante del ejército para asistir à la ceremonia del matrimonio del duque de Berry."

«Sosteniéndose el favor del duque de Belluno con los Borbones, cuando se trató de echar á los Inválidos al ministro de la guerra Latour-Maubourg, aquel reemplazó á este en el ministerio de la composicion de Villele, y entró al desempeño de sus funciones ministeriales el 14 de diciembre de 1821. Sabido es, y él ha tenido buen cuidado de manifestarlo, que en su tiempo se preparó la guerra de España, Mas á pesar de que al efecto el gobierno frances procuró tomar todas sus medidas desde la época en que con el simulado pretesto del cordon sanitario principió á arrimar tropas á la frontera, todavía los protectores de las escandalosas contratas de Ouvrard, com el ánimo de obtener la aprobacion de ellas, clamaban á grandes gritos sobre la desprovision de todo en que se hallaba el ejército para entrar en campaña. El ministro de la guerra se veia acusado de negligencia por tales clamores, y emprendió su viage á Bayona. Pero sus colegas que no estaban satisfechos de él, apenas le vieron en camino, le reemplazaron provisionalmente con el general Dijon. Conoció Victor la pieza que le querian jugar, y volvió inmediatamente 4 echar, por decirlo así, del palacio del ministerio á su sustituto que se habia instalado en él. Con todo, el mariscal duque de Belluno comprendió que en la disposicion en que se hallaba Mr. de Villele no podia mantenerse en su puesto, y lo cedió el 19 de octubre de 1823 al general Damas, contentándose en lo sucesivo con desempeñar pacíficamente las tareas de Par de Francia y de mayor general de la guardia real.

#### DAMAS.

Como despues de la entrada del general Damas en el ministerio todavia la guerra se sostenia en algunos puntos de España, aunque el rey Fernando habia ya salido de Cadiz, como el mismo general Damas tuvo parte en dicha guerra, y como en fin debe considerarse cual apéndice de ella la ocupacion de la España que la siguió durante todo el ministerio de Villele y sus concolegas, no juzgo de mas el dar algunas noticias del referido general Damas. Comiénzalas el autor de la biografía de quien yo las tomo, diciendo «que es menester no confundir al conde Rogerio Damas, muerto á fines de 1823, ni á otros dos Mrs. Damas, que aun viven, con el baron Majencio Damas que fué el ministro. Costaba trabajo esta distincion, porque la historia de todos cuatro Damas es casi la misma, y puede aplicarse indistintamente á todos los miembros de la familia. Todos emigraron, todos sirvieron en el ejército de Condé, v mas tarde en los ejércitos rusos; todos regresaron à Francia al tiempo de la primera restauracion, todos han sido colmados de favores, todos llegaron á tenientes renerales de los ejércitos del rey; pueden llamarse cuatro menechmos políticos. La sola diferencia ecsistente entre los tres que viven, es que el uno es duque, el otro conde, y baron el tercero. Por temor de confundirlos debe abandonarse la relacion de la carrera del baron Majencio Damas hasta 1815, principalmente debiendo ella pertenecer tanto al dominio de los biógrafos rusos, alemanes é ingleses, como agena es del de los franceses. »

«Teniente general desde 1815 sué destinado de ayudante

de campo del duque de Angulema en su campaña del mediodia, y cuando el ejercito realista fué deshecho entre el Drome, la Durance, el Rhone y los montes, y que S. A. R. perdió la esperanza de ser socorrido por tropas del rey de Cerdeña, Mr. de Damas fué quien ajustó la capitulacion con el general Gilly, conviniendo en que el duque de Angulema licenciaria su ejército, é iria á embarcarse á Cette. Aunque la conducta del ejército de Angulema por su jactancia, amenazas de venganzas terribles y esacciones horrorosas fuese muy reprensible, y apareciese haberse propuesto enemistarse el pais, todavía en honor de la verdad es preciso confesar que el proceder del baron de Damas fué mucho menos digno de censura que el de su pariente Mr. de Damas-Cruz. El baron de Damas siguió al duque de Angulema á Madrid, Barcelona y Puycerdá á fin de estar á la mano para su regreso á Francia. En el último punto organizaron un batallon de miqueletes, compuesto de contrabandistas y desertores de los departamentos inmediatos. y con esta escolta volvieron á Francia despues de la batalla de Waterloo. Poco despues fué nombrado Damas comandante de la octava division militar, cuya capital era entonces el foco mas activo de los cabecillas contrarevolucionarios; Mr. de Damas permaneció allí sin que pueda culpársele de ningun grave abuso del empleo de su autoridad. Cuando se trató de reconciliar la España con la Europa, y un ejército frances pasó los Pirineos para restablecer la autoridad absoluta del rey Fernando, el baron de Damas tuvo el mando de una division del ejército de Cataluña, cuyo general en gefe era el mariscal Moncey, y el Monitor dijo que Damas se habia distinguido en algunos encuentros con las tropas constitucionales de Mina. Elevado luego al ministerio de la guerra en reemplazo de Victor, parece, si se ha de creer á rumores esparcidos en Paris, que se negó á firmar la providencia tan injusta como deplorable, que de una plumada reformaba un gran número de oficiales generales, cubiertos de honrosas cicatrices. Mas como era indispensable regenerar el ejército á toda costa, se quitó el despacho de la guerra á Damas para darlo al antiguo alumno de la Escuela polístenica, Mr. Clermont - Tonnerre que suscribió la órden. No por esto dejó Damas de ser ministro; solamente cambió de barrio. Del arrabal de San German se trasfirió al baluarte de las Capuchinas, y fué á ocupar el puesto de Mr. de Chateaubriand, tan groseramente empujado para su caida por el presidente del consejo de ministros. En su nuevo carácter de ministro de negocios estrangeros Damas se presentó á la coronacion del rey, y obsequió en su baile al lord Northumberland. Si los grandes y útiles tratados con los nuevos estados americanos estan aun por hacer en Francia, á bien que entretanto la Inglaterra los discute, los ratifica y se aprovecha de ellos. Por último el baron de Damas fué incluido en el precipicio de Villele cuando este se despeñó con sus consortes.

## CLERMONT-TONNERBE.

«El marqués de Clermont-Tonnerre, antiguo alumno de la Escuela politécnica, donde entró en 1799, es uno de aquellos hombres elevados á las primeras dignidades del reino por la sola consideracion hácia sus mayores y hácia su nombre. Mientras los nombres antiguos no fueron un título esclusivo para los favores y distinciones, el marqués de Clermont-Tonnerre recorria casi oscuramente la carrera de las armas, en la cual logró plebeyamente el grado de gefe de escuadron; pero muy pronto, ya en reverencia de su nombre, entró en la casa militar del rey de Nápoles, José Napoleon, el cual nada menos era que militar. El destino del marqués Clermont-Tonnerre parece haberle preservado siempre de hacer parte intrínseca del ejército frances, de cuvas filas salió primero para servir al rey de Nápoles, y luego al rey de España; pero cambiando de residencia Clermont-Tonnerre, no por eso cambió de amo; siempre fué uno de los favoritos del rey José. Cuando este principe perdió su corona efimera, Clermont-Tonnerre volvió á Francia, donde él se miraba casi como estrangero. Habiendo por muchos años contraido el hábito de vivir en la corte, se encontré como en su puesto cuando Luis XVIII le hizo teniente de mosqueteros grises.

Desde este momento Clermont-Tonnerre comenzó á gozar del favor del rev. que le nombró caballero de San Luis v oficial de la legion de honor y le confirió el grado de mariscal de campo. A la segunda restauracion fué creado Par de Francia, y poco despues obtuvo el mando de la brigada de granaderos de á caballo de la guardia real. Sensible es no poder mencionar aquí los hechos de armas que le han valido sus grados militares superiores y el mando de un "cuerpo escogido; ellos serán probablemente perdidos para la posteridad, porque parece que ningun biógrafo ha podido recojerlos en parte alguna. Siendo ya Par sostuvo en -la tribuna de la Cámara alta la ley de alistamiento propuesta por el mariscal Gouvion-Saint-Cyr; fué en seguida relator (rapporteur) del proyecto de ley, que la comision habia adoptado, de la abolicion del derecho que tira el -fisco sobre las herencias de los estrangeros que mueren en Francia (aubaine). En breve se distinguió por un estenso discurso á favor de la proposicion de Barthelemy relativa á las elecciones; desconociendo la opinion pública, espre--sada por las peticiones de una multitud de electores Clermont-Tonnerre aseguraba en este discurso, que el voto de las Cámaras debia considerarse como voto general. Posteriormente tomó poca parte en las discusiones legislativas, pero se dió prisa á votar las medidas liberticidas, propuestas á principio de febrero de 1820 por el ministro Decazes. .

"" Desde entonces se declaró gran partidario de la esclavitud de la imprenta y de la arbitrariedad. Así fué que cuando Villele se ocupó en la composición del ministerio que el debia dirigir, no pudo dejar de contar con Clermont-Tonnerre, y así fué tambien como este general de caballería se vió repentinamente metamorfoscado en ministro de marina. Aseguráse que antes de entregarle la bolsa del despacho el triunvirato Villele, Conbiere y Peyronnet interrogó largo rato al recipiendario, no acerca de los conocimientos násticos que debia tener el gefe de la marina, sino sobre sus principios políticos, y que habiendo respondido Clermont-Tonnerre de una manera satisfactoria, se volvió entónces "Willele hácia; ass. colegas y

3

gravemente entonó el dignus est intrare in nostro docto corpore. El laureado inclinándose humilde y profundamente contestó: ¡ Q abuelos mios! ; cuantas gracias os doy! Sin. oostros ; jamás yo hubiera calatidome un ministerio.»

« Precisamente Clermont-Tonnerre venia à reemplasar á Portal. Si su administracion no se diferenció de la de su predecesor en cuanto á trabajos y espediciones útiles, si no estableció algunas nuevas escuelas marítimas en rios, como la de Angulema, por lo menos el flamante ministro se distinguió desde luego por la arbitrariedad con que procedió á los ascensos de los oficiales de la escuadra. Habia ya cerca de tres años que Clermont-Tonnerre era ministro de marina, cuando Villele, cuya perspicacia es tan rápida, se apercibió de que Clermont-Tonnerre seria mejor ministro de guerra que lo habia sido de marina; en su consecuencia Clermont-Tonnerre fué nuevamente metamorfoseado en ministro de guerra. En esta última dignidad . Clermont - Tonnerre ha justificado completamente la razon con que procedieron los que llenos de esperanzas lo elevaron á ella. No solamente Clermont-Tonnerre ha hollado en todas circunstancias las leyes del reino relativas á promociones, sino que se apropió la facultad de poner en reforma la gloria francesa. Lo que no habia osado un ministro salido de las filas de la emigracion, lo ejecuto un general salido de la Escuela politécnica y de las filas del ejército nacional; con una plumada Clermont-Tonnerre reformó de doscientos á trescientos generales, honor de la Francia y admiracion de sus enemigos. El ministro de la guerra deciase tener el proyecto de rejuvenecer el ejército, y de eliminar todas las glorias viejas. El marqués de Clermont-Tonnerre no fué olvidado en las gracias dispensadas con motivo de la consagracion del rey; debe estar satisfecho con su parte de cintajos. La lástima para él fué que cesó su imperio al cesar el de su triunvirato protector. »

## LAURISTON.

«Santiago-Alejandro-Bernardo Law de Lauriston nació en Pondichery el 1.º de enero de 1764, Su padre era mariscal de campo, gobernador de los establecimientos franceses mas alla del Cabo de buena Esperanza. Su abuelo fué aquel Juan Law, aventurero escoces, cuyo estravagante sistema fué tan fatal á la Francia en la regencia del duque de Orleans. Mr. Santiago - Alejandro - Bernardo comensó desde su infancia á servir en la artillería, y fué hecho coronel de esta arma en 1795. Desde este momento data el gran favor que gozó por largo tiempo del general Bonaparte, del primer consul y del emperador. Durante el consulado llegó á ser ayudante de campo del primer cónsul, que le confirió muchas é importantes comisiones. En 4800 era general de brigada, y mandaba el regimiento de artillería de á caballo de la Fere. Al año siguiente fué encargado de llevar á Inglaterra la ratificacion de los preliminares de paz: el enviado de la república francesa fué recibido con entusiasmo por el pueblo de Londres, que desenganchó los caballos de su coche, y lo condujo en triunfo á Downing-Street. Envisdo á Italia como comandante del depósito de artillería de Plasencia tuvo un altercado fuerte con Caulincourt, y de sus resultas fué nombrado gefe de las tropas de la espedicion destinada á socorrer las colonias francesas de las Antillas. A su vuelta se hallo en el combate naval entre Calder y Villeneuve, y se desembarcó en Cádiz pocos dias antes del de Trafalgar. Desde allí fué á unirse con el ejército grande de Alemania; fué nombrado gobernador de Brannau en 1805, y encargado en el mes de mayo siguiente de tomar posesion de los arsenales de Venecia, de Dalmacia y de las bocas del Cataro en virtud del tratado de Presburgo. Habiéndose los rusos opuesto á la última operacion, el general Lauriston recibió la órden de apoderarse de Ragusa, donde bien presto fué atacado por tierra y por mar; defendióse larga y valientemente, y en fin fué salvado por el general Molitor. Poco despues fué nombrado gobernador general de Venecia. »

- A principios de 1808 fué uno de los ayudantes de campo que acompañaron al emperador á Erfurt. De altípaso al ejército de España, y desde él otra vez á la campaña de Alemania que terminó con la batalla de Wagram. Habíase ya distinguido en el puente de Landshiato y en la toma de Raab, cuando Napleon le proporcione la coasioa de contribuir à la victoria de Wagram, confiândole el mando, de cien cañones de la guardia, que cayendo al trote sobre el centro de los austriacos los despedazaron. Algun tiempo despues de la paz de Viena el general Lauriston fué enviado cerca del emperador de Austria, y acompañó à Francia à la archiduquesa María Lusia, cuyo matrimonio con Napoleon parecia deber entablar una alianza eterna entre los dos emperadores, y que sin embargo no fué sino un abismo cubierto de flores en que Napoleon se precipito.

«En febrero de 1811, habiendo logrado Gaulaincourt su retiro de Rusia, Lauriston le sucedió en aquella embajada con el particular encargo de obtener de la Rusia la ocupacion de los puertos de Riga y de Revel, y la esclusion de los buques ingleses del Báltico. Las negociaciones se prolongaron hasta junio de 1812, época en que comenzó la malhadada campaña de Rusia. Lauriston dejó entonces à Petersburgo, y se fué al cuartel general de Napoleon en Smolensko. Así que llegó á Moscou, Napoleon le envió á proponer un armisticio al viejo prificipe Kutussoff, pero este paso que podia encaminar á la paz, no tuvo resultado alguno. Despues de la desastrosa retirada, Lauriston fué enviado á Magdeburgo en calidad de comandante en gefe del cuerpo de observacion del Elba. Cubrió este rio desde Hamburgo hasta Magdeburgo por mas de tres meses, impidiendo que el enemigo penetrase en Hannover. El dia mismo de la batalla de Lutzen el general Lauriston se apoderó de Leipsick. Distinguióse en la accion de Weissig y en la batalla de Bautzen. Tomó á Breslau despues de un reñido combate; derrotó en seguida á los rusos sobre las alturas de Coldeberg, y se hizo tambien distinguir en la batalla de Dresde. Despues de las jornadas de Leipsick el general Lauriston se retiraba por hácia el puente de Lindenau, y encontrándolo roto se arrojó á caballo en el rio. Mas feliz que el ilustre Poniatowski no pereció en las olas, sino que fué hecho prisionero y conducido á Berlin. Creyósele ahogado, y aun su muerte fué publicada en los boletines. El general Lauriston subsistió en Prusia hasta

la restauracion, que vino à Paris, donde recorrió toda la escala de los favores, en la que no es tan gustoso seguirle como en la de la gloria. Primeramente fué nombrado, por Luis XVIII, caballero de S. Luis, gran cordon de la legion de honor, y despues de la muerte del general Nansouty, capitan-teniente de los mosqueteros gráses. Ai regreso de Napoleon el general Lauriston siguió la casa del rey hasta la frontera, pero su adhesion no pasó de allí. Volvióse à Paris; el emperador no quiso comprenderle entre los ayudantes de que se rodeó, y el general Lauriston, se fué à pasar tranquilamente este periodo en sus, tierras, de Richemont, cerca de la Frere.

. "A la segunda restauración sué sucesivamente nombrado presidente de un colegio electoral, comandante de la
primera division de la guardia real, y miembro de la comisión encargada de ecsaminar la conducta de los oficiales
que-habian servido desde el 20 de marzo. hasta el 8 de
julio. Hirose entonces, igualmente que el ministro de la
guerra, objeto de la animadversion de todo cuanto habia
sido parte de los inmortales ejéreitos franceses. Hácia la
misma época presidió los consejos de guerra formados para
juzgar al contra-almirante Pinois, al conde de Laborde,
al comoel Boyer, etc. Luis XVIII lo creó comendador de
S. Luis, Par de Francia, y en sin ministro de su casa, o
sease mayordomo mayor de palacio, el 21 de sebrero de
1820 en lugar de Pradel,».

Desde este dia Lauriston tuvo que ocuparse de teatros, del conservatorio de música, de pequeños placeres y
efectivamente se ocupó, sino de una manera útil á las
bellas artes, por lo menos muy agradable para él. La
ópera y especialmente las ninfas de este templo de Terpsicore fueron el objeto de su constante solicitud: concedia frencuentemente una protección decidida à las materias
que mas le contentaban, si bien el público no confirmaba
siempre las preferencias del ministro. Tambien se ocupó
mucho Lauriston del diapason de la ópera, y se le debe la
gran providencia ejecutada por su sucesor, de bajar un
cuarto de tono las flautas, los bajones y los obués. Asegúrase que todas las voces ya cansadas de la Academia real

de música entonaron entonces las alabanzas de S. E. por este gran beneficio. Pasaba así dulcemente este general su vida entre la ópera y la lista civil, cuando se decretó la invasion de España y el restablecimiento de la autoridad absoluta de Fernando VII. No fué al principio llamado á servir bajo las órdenes del príncipe generalisimo. Mas así que el ejército hubo penetrado en el corazon de España, el marqués de Lauriston fué repentinamente elevado á la dignidad de mariscal de Francia por real órden de 6 de junio de 1823 y designado para ir á mandar el segundo cuerpo de reserva, y fué quien tomó á Pamplona despues de una defensa obstinada. Mientras peleaba en España, su ministerio estuvo siempre á su disposicion y tornó á él despucs de su regreso á Paris. Pero le perdió á fines de 1824, época en que fué entregado à Doudeauville. Se asegura que el mariscal Lauriston sintió estremadamente la pérdida de un empleo que le daba tan grande influencia sobre las sacerdotisas de Talía, de Melpomene y de Terpsicore (1). Su desgracia se achacó á la poca economía con que el rey vió que le manejaba la .casa.»

Sin embergo de lo cual parece siguió consolándose con ellas, pues que n brasos de una bailarina del testro habo de asaltarle la muerte.

## APÉNDICE SEGUNDO.

Puss que con el estupendo modo que algunos tienen de escribir y discurrir obligan á mentar personas de que adrede habia yo hecho pretericion, imputable será al marqués de Miraflores y no á mí el presente apéndice hablando del señor Falcó y de otros, por quienes el marqués parece ha-

ber tomado voz y prestar caucion.

Con los grandes elogios que el marqués de Miraflores en sus lucíferos Apuntes histórico-criticos hace del discurso del señor Falcó el 24 de mayo de 1623, nos lleva á considerar ante todo no tanto la materia como el tiempo y las circunstancias de este discurso, en que segun Miraflores, por primera ces se oyó la voz de la razon y se presentó á la consideración pública el cuadro fiel de los asuntos públicos... inculpando al ministerio de tal suerte que á esta inculpación, como á muchas, nada pudo responderse: pág. 212.

Por lo que hace al fondo de la materia del discurso, si el marqués de Mirallores inserta, segun ofrece, entre sus documentos, la contestacion del señor Argüelles al dia siguiente, habrá lo bastante para que todo hombre recto y discernidor vea si pudo ó no responderse victoriosamente al señor Falcó. En este punto yo me daré por muy contento con solo que ambos discursos se copien literal-

mente.

Fijándonos en el tiempo y circunstancias del discurso del señor Falcó ¿ habrá alguien en el mundo, si su mente y su pecho estuviesen sanos, que deje de preguntar al instante ¿cómo ó por qué el señor Falcó estuvo aumentando el número de los insensatos, y dando con su aprobacion

pábulo á la insensatez hasta que el dia 24 de mayo le vino gana de que por primera vez se deseolgase por sus labios la voz de la razon, el cuadro fiel de los asuntos públicos, y la inculpacion sin respuesta? Todo esto, y especialmente la inculpacion, era relativo á la conducta del ministerio sobre la contestacion que dió á las notas de la Santa Alianza. Empero todo esto fué ecsaminado en Madrid y de ello se trató muy detenidamente en las Córtes los dias 9 y 11 de enero, en que unánimemente hubieron de estar destituidos de razon los diputados todos incluso el señor Faleó, que con su sufragio concurrió al acuerdo de que se elevase á S. M. un mensage, y que en el mensage se dijese que las Cortes habian oido con singular satisfaccion la respuesta franca, decorosa y enérgica del ministro .... y no podian menos de aprobar el noble desden con que el gobieruo.... se contentó con recordar los principios que le dirigian; principios que el cuerpo legislativo en alta coz proclamaba, que los españoles todos repetian, y que serian por ellos sustentados con la constancia propia de un pueblo fiel à sus promesas y tenaz desensor de su independencia y de su honra.

Previendo el señor Falcó en 24 de mayo la fuerza del argumento ad hominem que de su proceder y votaciones en los dias 9 y 11 de enero se sacaba en contra de su discurso de 24 de mayo, trató de curarse en salud. No fueron eseeto tal proceder y votaciones, dijo, de debilidad ó miedo que no abrigo por cierto en mi corazon. ? Pues de qué? De la publicidad, de la especie de sorpreso, para muchos à lo menos, de las circunstancias locales de aquel debate, si es que le hubo, y tal puede llamarse, ; Sorpresa en negocio de tanta publicidad por tantos dias y tantos trámites!!! ¡Sorpresa, no ya respecto á diputados de Cortes, sino, aun respecto á toda otra persona particular en negocio, donde como lo he probado, el pueblo todo fué instruido antes que el gobierno! El Monitor de 27 de diciembre de 1822, que incluyó la nota del gabinete frances antes que este la trasmitiese al gobierno español no pudo tardar en llegar á Madrid, aun por el correo ordinario, mas del 5 al 6 de enero signiente. Entre esta fecha y la

del 9 en que el gobierno, recibida oficialmente en aquella misma mañana la nota, dió cuenta de ella á las Córtes, ¿hubo en Madrid persona alguna, que tomase interes en la causa pública, que dejára de estar completamente enterada de su contenido? Si todavia en los muchos que á lo menos supuso sorprendidos el señor Falcó, se contaba á si mismo ¿dónde vivia? ¿ de qué se ocupaba, teniendo la alta mision de diputado á Cortes? ; ni siguiera por los varios de sus compañeros que continúamente hablaban del asunto entre sí y hablaban de él al gobierno, se impuso de lo que ocurria? ¿tampoco por el grito general de tantas gentes que acusaban el silencio del gobierno; grito que nadie se atre-

verá á negar sin negar la verdad pura?

Cuando ninguna de estas publicidades hubiesen todavia sido suficientes á penetrar el oido del señor Falcó para evitarle toda sorpresa ¿pudo dejar de penetrar hasta él la sesion de 9 de enero y su prudente resolucion de no discutir la materia hasta dos dias despues, para escusar todo acaloramiento y sorpresa que pudiese influir en la decision teniendo ella lugar acabada de sentir en los ánimos la sensacion cruel de las notas? Pero no hubo debate. segun el señor Falcó. ¿Cómo habia de haber debate estando unánimemente de acuerdo en el punto los que habian de debatir? ¿Y por qué no hubo debate? ¿Por qué tuvo el señor Falcó alierrojada su razon hasta que por primera vez la dió suelta en 24 de mayo? Por debilidad ó miedo, que jamás abrigó en su corazon, nos asegura él que no fué, aun cuando yo no entienda bien lo que esto supuesto signifique la indicacion de las circunstancias locales que le hacian dudar de que hubiese habido debate. Si por conviccion votó lo que votó en 9 y 11 de enero cómo vino á los cuatro meses y medio despues á hacer cargo á los que tuvieron igual conviccion que la suya, y en la que fueron sostenidos y loados por él? Y si persuadido de que la resistencia nacional ó una mediacion eficaz estrangera nos salvarian de la intervencion, juzgó conveniente primero echarla de héroe, para luego que ya estaban los franceses en Madrid hablar contra los que no transigieron, de manera que á él le preparase alguna transacion particular, quedándose como se quedó en Sevilla y abandonando las Córtes que pasaron á Cádiz, ya esto seria

otra cosa que no quiero yo definir.

Mas lo que por mucho que yo quiera, no alcanzo á comprender, es como el señor Falcó pretendia componer la publicidad que confesaba dada al negocio desde el recibo de las notas, con el secreto que pedia para las transaciones; el ganar tiempo con dilatorias, y el cuidado que la Santa Alianza puso en cortar todo medio de demoras y contestaciones; el variar la Constitucion, y no tocar na infringir la Constitucion, que tantos artículos dedicó á espresar el tiempo y los trámites que debieran transcurrir para alterarla; el modo de evitar ó á lo menos diferir por mucho tiempo la guerra resuelta tan de antemano contra toda justicia é intimada tan insolentemente por un gobierno cuya inaudita perfidia ocupada en atizar entre nosotros ya cerca de tres años el fuego de la mas horrorosa discordia, hacia bullir toda sangre española, y al mismo tiempo no comprometer el decoro nacional, ni faltar á los juramentos prestados, pues de lo contrario no habia caso. Si en todo esto nadie dejará de ver meros paralogismos y contradicciones monstruosas, lo que pocos habrán reparado es que el discurso de 24 de mayo fué pronunciado cuando San Miguel y la mayor parte de sus compañeros habian salido ya del ministerio; y lo que todavia muchos menos sabrán, es que la vispera de ser pronunciado, estuvo el señor Falcó lamentándose con uno de los ex-ministros por la falta que ellos harian, como los únicos capaces de sostener la causa nacional. Tan leal era con ellos la conducta del señor Falcó.

Sobrando por ahora con estas ligeras reflecsiones en lo concerniente á él, descendamos ya al marqués de Miraflores, para cuyo supremo juicio la nueva aprobacion que de la conducta del gobierno hicieron las Córtes á pesar del discurso de Faleó, no delhó servir sino de confirmar su sentencia de que los hombres que la dieron continuaban insensatos de remate, esto es, carciendo de toda pizca y esperanza de razon. La que asiste al marqués, que desde su noviciado en la carrera política, y con la sola muestra

de su ingenio y literatura que nos suministran sus Apuntes, osa tratar así á dignísimos diputados harto aereditados por su patriotismo y saber y por sus largos y distinguidos servicios en todas carreras, la descubrirémos muy fácilmente.

Abogado del primer ministerio del señor Martinez de la Rosa, despues de recibidos con la embajada de Londres sus honorarios en el segundo, puso todo conato en disculparlo de no haber intentado en 1822 la reforma de la Constitucion, porque hay ciertos principios de moral y de honor, que sea como quiera, honran á los que los profesan... y esto dicho la historia hablará siempre en honor de los hombres que empleados por un sistema de gobierno, no creyeron jamas deber venderle .... y porque aun cuando conociesen los defectos de este sistema y que no podia dejar de naufragar la nave del Estado, no podian sin manchar su nombre con una felonía intentar una reforma, pues que no ecsistia medio alguno legal, y ministros del rey nombrados constitucionalmente, no podian obrar en contra sin cometer un perjurio: pág. 155. A la verdad que en todo esto sí que puede tanto mas decirse que no se halla Miraflores ageno de razon, cuanto que el señor Martinez de la Rosa disponiéndose acaso ya para secretario del despacho de Estado, y ensayando al efecto ostensiblemente su talento diplomático, habia sido el primero que oficiosamente cuando todavía era diputado determinó escitar la indignacion nacional contra la Santa Alianza, y dictar á los españoles el modo de obrar con ella. Recien llegado à Madrid poco antes de abrirse la legislatura de 1821, la lectura de la nota de los soberanos del congreso de Troppau inflamó su ira en términos que en refutacion de la nota no pudo contenerse de dar á luz al momento por medio de la imprenta del Universal, calle de Arenal, un folleto, que intituló breves observaciones sobre dicha nota. Sin citar vo ahora las doctrinas que en estas breves observaciones se vierten sobre que los monarcas suelen ser, por desgracia el idolo juntamente y la victima de los cortesanos; el derecho pleno que toda nacion tiene para formar por si misma su Constitucion, mantenerla y perseccionarla, y para arreglar à su arbitria todo lo concerniente al gobierno, sin que

nadie pueda estorbárselo; que muchas libertades públicas fueron arrancadas à la fuerza, así como la ecsistencia de parios estados no tiene otro origen que el movimiento de sus revoluciones, hijas de insurreccion, sostenidas por ella y legitimadas por el écsito; sin citar yo, vuelvo á decir, esta doctrina que mas ó menos inmediatamente se halla conecsionada con la decision del punto de que tratamos, hay en las breves observaciones testos esplícitos que la son enteramente aplicables. «No es del caso pronosticar ahora, se dice en la pag. 14, cual será el écsito de la gran contienda que se prepara, ni aparece tan seguro que se logre cumplidamente el fin de las conferencias de Troppau. Sin recurrir a ejemplos antiguos ni modernos, bastará proponer la cuestion siguiente, cofrece mas probabilidades el triunfo de los gobiernos absolutos contra la libertad de Europa. que las que ofrecia á Bonaparte la conquista de España, cuando todo el continente era instrumento ó cómplice de su usurpacion? !!! » «No dejaremos, sin embargo, de esponer con este motivo una mácsima clásica de derecho público. se añade en la pág. 26: que cuando se intenta arrebatar á una nacion un derecho esencial, no debe tentarse ni la via de las conferencias sobre una pretension tan odiosa. Todo se arriesga con solo dar oidos á la menor proposicion .... Mas entre tantas causas de desconfianza y desaliento concluyen las breves observaciones, pág. 32, al ver casi descargado el golpe sobre una nacion inocente, y al esperar de un momento á otro que vuelva á correr la sangre por la infeliz Europa i no quedará ni una esperanza, ni un solo consuelo á los amantes de la libertad? Si: los gobiernos son demasiado debiles para domeñar el espíritu del siglo.»

Ahora bien, si el sciior Martinez de la Rosa un año antes de su ministerio y dos años antes de la guerra de España ya preludiaba tan espontáneamente sobre el deber del ministro y de la nacion en el caso de ser invadida la España para arrebatarle un derecho esencial, que era, recordarse entonces de la resistencia contra Bonaparte; de que los gobiernos eran demasiado débiles para domeñar el espíritu del siglo; y que ni debia tentarse la via de las conferencias, ni dar oidos à la menor proposicion; y si

obrando de otra manera el ministerio de Martinez de la Rosa, habrian cometido, segun Miraflores, una felonía y un perjurio y se habrian convertido en conspiradores, cuyo carácter es indigno de un hombre honrado ; con que género de rason pretenden Falcó y Miraflores que el ministerio S. Miguel debió para el buen desempeño de sus funciones observar una conducta contraria á la que convenia al ministerio Martinez de la Rosa, á la que este señor tan voluntariamente habia enseñado que debia seguir todo ministerio, á la que unánimemente fué aprobada por las Córtes, aun hallándose en ellas Falcó, á la que no menos fué conforme al voto general de la nacion, y contra la que nada dijo entonces el constitucionalísimo guardia nacional, marqués de Miraflores? Por lo que hace á Madrid el ministerio S. Miguel invocó en 12 le enero nada menos que el testimonio del mismo sir W. Acourt, por lo que alli habia presenciado de demostraciones de aplauso y regocijo por la contestacion de las notas. Tocante á las provincias, en las secretarias de Córtes y del gobierno deben ecsistir las felicitaciones enviadas de corporaciones é individuos particulares. Con solo formar un índice de ellas y de los nombres y número de las personas que las suscribieron se verá cual fué el pronunciamiento universal (1). Estas que son cosas de hecho no pueden ocultarse ni tergiversarse por mas que el sórdido interés, la malevolencia ó la presuntuosa ignorancia traten de desfigurarlas á la sombra del tiempo que posteriormente ha pasado. Podrá en buen hora haber quien andando el tiempo y no reputándose degradado por haber ido á postrarse ante la regencia extremes where university measurements and Continue on assessing

<sup>(1)</sup> Privado yo hoy de esto aboumentor, con los cubles abour erro que postria formar um cortection mus abultada que la del Minflore, cita con esta postria formar um control de esta de la materia que dierco. Bos de la materia de

legátima ó ilegátima de Madrid, de que Miraflores hace la mas fea descripcion, pág. 209 y siguientes, aspire à censurar à los que ereyeron sez un deber sagrado suyo el mantener la diguidad nacional; pero, ¿cómo les-que asi obran no temeu siquiera la vergitenza de esta reconvencion?

Ya que para fundar su censura del ministerio S. Miguel el marqués de Miraflores con aquel infalible espiritu de adivinacion y ciencia posterior á los acontecimientos quiso dar idea de lo que aquel ministro dijo en su Memoria de 24 de abril de 1823 ; por qué no colocó; entre sus muchos documentos la nota siquiera de la citada Memoria, que es bien reducida y donde se halla lo que Miraflores se propuso estractar al folio 212? Si á S. Miguel queria Miraflores que se le juzgase por lo que dijo y acerca de ello no se trataba de engañar y difamar por que no presentar todo lo que dijo y tal como lo dijo, especialmente cuando llenando Mirallores nada menos de dos tomos com documentos manoscados de todos, no cabe pensar que entrase en su economía de impresion el no abultar en balde sus dos gruesos tomos de protocolo? Así á nadie habria deiado dudas de que en el resúmen bubiese mayores infidelidades que la que desde luego es patente á todo el que oiga á Miraflores que S. Miguel dijo: tampoco tiens presente el secretario de Estado el contenido de estas comunicaciones, sin que ecsista un estracto en secretaria, habiendo sido lo que realmente dijo S. Miguel « el infrascripto secretario de Estado no tiene presente con esactitud el contenido de estas tres comunicaciones que le fueron leidas por sir Wiliam Acourt de orden de su gabinete sin ir acompañadas de ninguna nota, y de las que solo ecsiste una en estracto en su secretaria." Así á nadie le habria tampoco quedado duda de las razones por que el gobierno español no pudo siquiera, segun la doctrina del señor Martinez de la Rosa, entrar en conferencia, ni dar oidos à comunicaciones de esta especie que hechas verbalmente, y manifestadas de una manera tan indirecta y vaga, no cambiaban en nada la cuestion para el gohierno de S.M.: 1.º, porque las alteraciones en la Constitucion que en ellas se envolvia, eran en todo contrarias á lo que se habia va manifestado del modo mas público a los gabinetes de la Santa Alianzav 2. 2 porque lo eran asimismo á lo declarado tan solemnemente por las Córtes en las sesiones de 9 y 11 de enero. 3.º, porque estas proposiciones no se le habian hecho de una manera propia de negocios de tanta trascendencia. 40 porque el mismo modo vago de enunciarse del vizconde de Chateaubriand llevaba todos los carácteres de la mala fé del gabinete de las Tullerías, de que la España tenia tantas pruebas ...... « siendo una de las mas palpables el apresamiento de la fragata Veloz Mariana, ejecutado va en febrero de aquel año. Todas cuantas proposiciones se hicieron, fueron de igual naturaleza, reducidas á mudanzas de Constitucion, y no podian dejar de ser desechadas como lo habian sido desde el principio, y no cabiendo que el gobierno se prestase á escucharlas sin degradarse con una gran inconsequencia. Si de tales insinuaciones S. Miguel no habia hablado en su Memoria, fué á causa de que el gobierno por las poderosisimas razones alegadas crevó que debia desentenderse de ellas, y suponer que estos documentos conservarian siempre el carácter de confidenciales de que se hallaban revestidos. Dió conocimiento de ellas á las Córtes en la nota adicional á su Memoria para desvanecer la malignidad con que se queria suponer que la Francia haria proposiciones nuevas (esto es, distintas de las primeras desechadas antes) y que la temeridad inoportuna del gobierno español daba motivo en parte á la invasion del ejército frances. »

Pero ¿á que perder tiempo en rebatir inepcias, si inepcias solo pueden llamarse los cargos que Falco y Miraflores bacen al ministerio S. Miguel por no haber transigido con la Santa Alianza por la mediacion de la Inglaterra? Despues de haber visto como por dos veces solicitó tan oportunamente esta mediacion el gobierno español en noviembre de 1822 y enero de 1823 ¿cómo se le culpará de no haber conocido la importancia de ella, y de haber descuidado aprovecharla? Despues de haber visto como el gobierno ingles la eludió ambas veces por los fines y del modo espuestos y demostrados ¿cómo se le podía su-

poner dispuesto á mediar, cuando además tan terminantemente creia serle vedado no va esforzar, pero ni aun indicar ó aconsejar la menor mudanza en la Constitucion? Despues de haber visto como el pueblo español, las Córtes unanimemente; los escritores doctrinarios que dehian ser y fueron antecesores de S. Miguel, las otras personas mismas que posteriormente tomaron el cargo de acusadores. apoyarou con sus votos que á la Constitucion no se tocase por temor de fuerza estrangera, sino por los trámites legales que al objeto estaban prefinidos ; de qué mediacion podia hacerse caso si la basa de ella debia ser la reforma de la Constitucion? Despues de haber visto como la Santa Alianza y la Francia se propusieron desde luego y llevaron á cabo con la mayor porfía y todo género de maquinaciones destruir á sablazos todo lo que de cualquiera manera tragese origen de lo que llamaban revoluciones, porque entre estas y la legitimidad no cabla arbitrage alguno, y para que no se ensavase siguiera este arbitrage ni quiso la Francia escuchar á la Inglaterra en Paris en la parte que esta se contemplaba capas de mediar, ni quiso dejar en España á su embajador para que tampoco hubiera ocasion de que se entendiese con Somerset ; por donde ni aun habia de entablarse la mediacion? Si la evidencia de estos argumentos, y la fuerza de mis demostraciones y razones no es tan perentoria, como á mi me lo parecen, quisiera vo oir lo que se responda. Si lo es a por qué miras y pasiones innobles han de creer que no se adula bastante á unos sino á costa del honor de otros, que en honor á nadie han cedido ni cederán jamas, así como tampoco consentiran jamas pasivamente ser vulnerados en él?

Sensible, estremadamente sensible me es el que cuando todos los que uos decimos liberales, debiéramos lamentarnos fraternalmente y llorar nuestra desgracia comun en lo pasado uniéndonos para su remedio en lo futuro, vengan algunos à acabar de dividirnos y malquistarnos unos con otros: promoviendo cuestionee, no tanto de materias como de personalidades, agravando todavía la odiosidad de estas por comparaciones que las hacen mas odiosas. Pero ya que así les place, la culpa será la injuria, no la defensa à que

se halla obligado todo hombre que aspira á conservar ilesa su reputacion.

Al oir cualquiera al marqués de Miraflores decir, que iba á referir la horrible persecucion que el ministerio del 6 de agosto hito sufrir al reemplazado por el, naturalmente deben ser todos aguijados de la curiosidad de leer esta relacion, y el apoyo de algun documento que no parece debiera faltarle en la fácil congerie de los del marqués. Pues ahí están los Apuntes histórico-criteco, y ahí están sus documentos. Bisquees y reháquese en unos y otros una sola prueba, una noticia siquiera de esa horrible persecucion. Y si no se encontrase, ni era posible encontrar, si no se inventa, lo que nunca ecsistió ¿ será creible que haya hombre que tan á las claras se desmienta 4 sí mismo?

Por dos veces puede decirse que el ministerio reempersecucion. La una en consecuencia del dictámen de una comision de las Córtes que proponia la responsabilidad de dicho ministerio por su conducta en julio anterior; y la otra en consecuencia de la prision que contra los individuos de él decretó don Juan Paredes, fiscal de la causa formada por los sucesos de aquel mes. Veamos que parte tuvo en ambas cosas el ministerio del 6 de agosto.

Las Córtes estraordinarias no fueron convocadas por esa lluvia de representaciones de las provincias que supone el marqués, sino por la necesidad de subsidios estraordinarios para los gastos tambien estraordinarios que las circunstancias cesigán. Abriéconse el 7 de octubre y al dia siguiente los ministros de Guerra y Hacienda hicieron sus respectivos pedidos. El 9 don José Ganga Argüelles, que jamás perteneció a sociedad secreta alguna, leyó un papel redactado por él, y firmado por diputados, cuyos nombres se hallan en el Diario de Córtes, los cuales siendo 68 componian casi la mitad de los 138 que por el mismo Diario aparecian hasta entonces congregados. El ministerio de 6 de agosto tenia noticia de la redacción de este papel, mas no de la proposicion con que conchuia y fué aprobada por grande mayoría en las Cór-conchuia y fué aprobada por grande mayoría en las Cór-conchuia y fué aprobada por grande mayoría en las Cór-

tes. La proposicion era que antes de accederse à los pedidos del gobierno en la sesion del dia anterior, manifestase el ministerio à las Cortes las causas que habian conducido la patria à la situacion en que la veiamos, y la cual reclamaba tan costosos sacrificios como se intentaban imponer al pueblo; saí como las providencias que rápida é instantáneamente debieran adoptarse para atajar de una vez el progreso, de los males que nos aquejaban.»

Tan lejos se hallaba el ministerio de estar conforme en esta proposicion, que se sorprendió al oirla. Pudieron muy bien los diputados que la hacian, encontrarse resentidos de que el precedente ministerio, que tan confiado se mostró de sus fuerzas desde el principio de su administracion, como puede verse en el discurso de apertura de las Córtes ordinarias en marzo de aquel año; á quien, segun añadia en sesion estraordinaria del 10 del propio mes, «el estado de la nacion ofrecia suficientes garantías á la causa de la libertad, pues que si habia males, el gobierno los corregiria por su celo y vigilancia, ayudado de todos los recursos, que estaban en su mano y de la fuerza irresistible del tiempo, que poco á poco iria variando en lo necesario las costumbres y mostrando el benéfico influjo del actual sistema que felizmente nos regia : y que por último en la sesion secreta del 30 de junio siguiente dió á los diputados tantas seguridades que la salida de los Guardias para el Pardo en la inmediata noche del 1 al 2 de julio manifestó ser ilusorias; pudieron muy bien, repito, mostrarse resentidos tales diputados de que el ministerio que así se producia en los momentos que mayor peligro se hallaba corriendo el sistema que felizmente regia, presentase un cuadro tan inesacto del positivo estado de cosas. Pero fuese de quien fuese el cargo, y fuese la que fuese la especie y fundamento del cargo que por esto resultase ¿ qué culpa podia atribuirse al ministerio entrante para que hasta manifestar las causas que habian traido la nacion al estado en que la veiamos, se le suspendiesen los pedidos que hacia y que estimaba

urgentisimos para la salvacion de la patria, cualesquiera que hubiescn sido las causas de haber ella venido á su triste situacion?

Cumpliendo les ministres la resolucion de las Córtes leveron el dia 12 en ellas la Memoria que se les pidiera, la cual terminaba proponiendo diez y siete medidas que el gobierno juzgaba oportunas para mejorar el estado de la nacion, y otra general reducida á que las Córtes adoptasen todas las demas que les sugiriesen su acreditado celo, ilustracion y amor al bien público. Esto en verdad sobre dictarlo la política, era de rigorosa justicia, porque á las Córtes que tanto desco mostraban de ecsaminar el orígen de los males que la nacion padecia y de aplicarles oportuna curacion no habia el gobierno de rehusar ó de entorpecer los medios de llegar á conseguirlo. El 17 informando la comision de Cortes acerca de la Memoria del gobierno, concluyó pidiendo «que este remitiera á las Córtes varios documentos relativos á los sucesos del 30 de junio al 12 de julio », y la esplicacion de las providencias acordadas por el gobierno para contener el progreso de los facciosos desde 1.º de marzo hasta el 12 de julio, y las que hubiese acordado de resultas de los escandalosos sucesos de Aranjuez y sedicion de los carabineros, para en vista de estos documentos proponer la comision las demas medidas convenientes.

Los documentos fueron remitidos, y en su vista cinco de los nueve individuos de que constaba la comision fueron de dictámen, entre otras cosas, de que habia lugar á ecsigir la responsabilidad á los que eran ministros en los primeros dias del mes de julio; y los otros cuatro individuos opinaron que debian formalizárseles ciertos cargos por la comisión á que correspondiese el ecsámen de los documentos que deberian pasársela al efecto con arreglo al artículo 140 del decreto de 29 de junio de 1821. Sobre estos dictámenes de fecha de 20 y 18 de enero los citados ministros publicaron en 11 de febrero siguiente un papel de Observaciones. Como á presencia de estas Observaciones y de la acusacion cada cual podrá juzgar segun su opinion particular, ya que la autoridad

competente ni llegó á instruir el proceso, ni menos á fallarlo, nada tengo que decir acerca de él. Lo único que á mi actual propósito concierne es la evidencia, de que en asunto, cuya iniciativa, cuyo ecsámen, y cuyo informe fué peculiar de las Cortes sin que el ministerio interviniese mas que en la remision de documentos que aquellas le ordenaron, y que fué tan escrupulosa que jamás dió ocasion á quejarse los acusados; si se contemplase horrible persecucion, esta horrible persecucion no fué hecha sufrir al ministerio de los primeros dias de julio por aquel que le reemplazó.

La otra vez que puede decirse haber sufrido persecucion el ministerio de los primeros dias de julio fué cuando en 30 de octubre se despachó mandamiento de prision contra él por don Juan Paredes, fiscal de la causa formada por los acontecimientos de aquellos dias. Sabedor don Nicolás Gareli del referido mandamiento de prision ocurrió al gobierno quejándose de tal procedimiento, y pidiendo que su esposicion, en que reclamaba el fuero de ex-secretario del Despacho, fuese trasmitida á las Córtes, que era á quienes correspondia declarar previamente que habia lugar á la formacion de causa, que luego debiera seguirse ante el supremo tribunal de justicia. El punto no era tan claro que deiase de admitir dudas, pues si bien la Constitucion señalaba dicho fuero á los secretarios del Despacho, no espresaba si hubiesen de gozarlo igualmente cuando habian dejado de serlo. Así fué precisa la esplicacion de 9 de noviembre en la que decidieron las Córtes; 1.º, que á los ex-secretarios del Despacho debia ecsigírseles la responsabilidad en la misma forma que si estuviesen ejerciendo su cargo. 2.0, que jamás debia procederse contra un secretario del Despacho por delito de conspiracion cometido durante el tiempo de su empleo sino en calidad de tal secretario.

Para conseguir esta esplicacion de las Córtes era menester que á ellas pasase el negocio. Y siendo Córtes estraordinarias las que habia á la sazon, que no podian entender sino de los especiales asuntos para que las convocára el gobierno, era mênesté tambien que este graduase por sí el mérito de lo que habia de someterse á la deliberacion de las Córtes, ó accediese á lo que se le proponia como digno de ello. El ministerio S. Miguel no solo accedió inmediatamente á la solicitud de don Nicolas Gareli, sino que, segun puede verse en la mencionada sesion de 9 de noviembre, la sostuvo con calor; lo que fué motivo de que don Juan Paredes me zahiriese en la página 74 del Manifiesto que imprimió el año 1832 en casa de don Leon de Amarita.

Si de esta sucrte me trataba á mi don Juan Paredes por las razones que alegué en apoyo de la pretension del señor Gareli, á don Evaristo S. Miguel lo acusaba, como antecesor suyo en la formacion del proceso, de haber obrado con ignorancia ó malicia, folio 12. Lo cual prueba sobradamente cuan poco de acuerdo se hallaba don Juan Paredes con el ministerio que reemplazó al de los primeros dias de julio. Pero aun hay otra prueba, si cabe, mas perentoria y concluyente. El ministerio que reemplazó al de los primeros dias de julio no solo jamas aprobó de manera alguna directa ó indirecta los procedimientos judiciales del sumario de don Juan Paredes, sino que reputándolos abusivos, y no pudiendolos corregir con su autoridad gubernativa, nombró para el tribunal especial de Guerra y Marina individuos de notoria circunspeccion que cuidasen de corregirlos. Así fué como en la visita de cárceles, que dicho tribunal hizo el 2 de noviembre, ya puso coto a las demasias del fiscal Paredes, á lo que este calificó «del ataque mas directo y formidable que habia podido imaginarse para conseguir aquellos fines (inutilizar y reducir en parte á nulidad los efectos y resultados de la causa), empleando las armas mas terribles que habian podido oirse jamas», pág. 41 de los documentos.

Con que si de un lado el ministerio de agosto, aun mucho antes de todo recurso del señor Gareli y de toda declaracion de las Córtes favorable á este y sus compaïeros de ministerio, labía ya dispuesto lo conveniente para que no fuesen atropellados por don Juan Paredes; y de otro lado á fin de garantirlos todavía mas, dió curso á la esposicion del referido señor Gareli, y la apoyó aunque era asunto particular y no señialado para objeto de las deliberaciones de Córtes estraordinarias, quién será capaz de ver en esto una persecución horrible contra los ministros de los primeros dias de julio, de parte de los que los reemplacaron, que precisamente para que pudieran aquellos salvarse les tendieron una mano an generosa? En la representación que con fecha 11 de noviembre dirigirieron al gobierno cinco de dichos exministros pidiendo formación de causa lo reconocieros así, mediante á que para el amparo que obtuvieron de las Cortes confessoron haber estas recibido del gobierno la autorización mas completa.

Y á fin de que no quede el menor recelo de que por algun tiempo siquiera camínasen de inteligencia el fiscal Paredes y el ministerio S. Miguel, de mi diré que jamás conocí ni aun de vista al señor Paredes; que cuando el 28 de agosto llegué á Madrid, por no haberme sido admitida la renuncia del ministerio, ya estaba liecho su nombramiento el 95 anterior por el comandante general del primer distrito militar, quien probablemente, aunque no lo sé de positivo, elegiria al teniente coronel de cabalicría don Juan Paredes por el carácter que le asistia de primer ayudante de plaza; que estoy persuadido de que à mis compañeros todos sucedia lo mismo que á mí en cuanto á no conocer á don Juan Paredes, estando yo por lo menos seguro de que si alguno 6 algunos de ellos lo conociesen, nunca tuvieron trato con él; y que por último, el mejor testimonio de esta verdad es que generalmente era tenido como desafecto nuestro, lo que él confirmó y acreditó en su citado Manifiesto.

Ignoro que el ministerio de agosto tuviese ninguna otra cassion de intervenir ni estar en contacto con cosas personales del ministerio á quien reemplazó. Al marqués de Miraflores tocará probar que las hubo, porque no habiendolas habido efectivamente, y resultando que las dos veces citadas el ministerio de agosto, en lugar de halper sido horrible perseguidor, realmente fué Verladero

neutral 6 defensor del ministerio que reemplazó, los Apuntes histórico-críticos no aparecerán sino como órgano mas que miserable de los detractores del ministerio de agosto. Mas que miserable repito, porque lo será tambien de gratuitas imputaciones, las cuales son todavía leves en comparacion de la de haber el ministerio S. Miguel sido el procorador del movimiento de la noche del 19 de febrero de 1823, pág. 180.

¿Qué insano furor era el que dió motivo á la combinacion de los enemigos del ministerio S. Miguel para que unos lo improperasen en libelos, y otros favoreciesen la circulacion de los improperios dando tornillo á las leves de imprenta. de manera que las acusaciones corriesen y los acusados quedáran sin defensa? ¿No les hastaba llevar su aversion á los individuos del ministerio de agosto de 1899 hasta el punto de que la dificultad de los honores que correspondian á los que fueron secretarios del Despacho, no parece haber ocurrido hasta que hubieron de aplicarse al sabio y virtuoso don Evaristo S. Miguel: aquel don Evaristo S. Miguel que despues de haber sostenido tan dignamente con su pluma el decoro y la independencia nacional y el benéfico influjo del sistema que felizmente nos regia, fué á prestarles igual sosten con su espada en el campo de batallas donde quedó casi espirando con multitud de heridas?

Insano furor he llamado al de esta combinacion, porque al cabo contra la evidencia de los hechos en balde son los sofismas. Ya que se quieren comparaciones, búsquense ellas por lo que resulta de los mismos Apuntes histórico-criticos. Cuántas mas inquietudes populares no se ven por ellos durante el ministerio de marzo á julio de 1822 que durante el que le reemplazó! ¿Y en cual de los dos ministerios se noto mayor progreso de los contrarios al sistema constitucional de su tiempo? El estado de Madrid en los primeros dias de julio responde acerca del ministerio de entonces. Por lo que toca al que le reemplazó, contesta tambien el Marqués de Miraflores. «El 95 de setiembre de 1822 (pág. 161) reconocieron, á la regencia de Urgel los campeones de la fé, Eguía, Odonell, el inquisidor general, obispo de Tarragona, obispo de Pamplona y el general de los capuchiaos, reunidos en una junta formal en Bayona; el

20 del mismo hizo igual reconocimiento la Junta de Sigüenza, y poco antes ó despues la diputacion de Vizcaya y muchos espatriados de España. Pero ni este reconocimiento. ni los aucsilios del gobierno francés, mas ó menos efectivos segun se prestaban á sus intenciones, ni la buena acogida de sus representaciones á los soberanos de Europa, ni de sus agentes en Verona!!! libraron á la regencia de tener que hacer el triste papel de fugitiva, siendo lanzada de Urgel en 10 de noviembre de 1822, é instalada de nuevo en Puigcerdá, desde donde abrió un empréstito de 80 millones en Paris, bajo hipoteca del subsidio eclesiástico, que causó reclamaciones por el gobierno constitucional y fueron eludidas por el francés (1); pero su ecsistencia en Puigcerdá fué muy corta, pues batidas sus tropas en todas direcciones tuvo que internarse en Francia por Llivia y Perpiñan, concluyendo en Tolosa su ecsistencia política el 7 de diciembre del mismo año. Todo esto fué consecuencia de los progresos de las armas constitucionales en Cataluña, debidos á los grandes esfuerzos que el gobierno hizo para reunir y organizar á las órdenes del intrépido y diestro general Mina fuerzas respetables que apoderándose de Castellfollit, y obrando con unidad y plan sobre la montaña, batieron en todas direcciones y en repetidos encuentres á Eroles y demas gefcs de su partido hasta obligarles á entrar en Francia, sin quedarle en España mas que la Seu de Urgel bien guarnecida y pertrechada, que bloqueó Mina en seguida.» Y á los 74 dias de formalizado el bloqueo en 8 de diciembre, tomó todas las fortalezas escapando muy pocos de los defensores de ellas, es lo que al marqués de Miraflores faltó añadir para completar y redondear su narracion con respecto á Cataluña. Añadiendo luego que «aumentadas las fuerzas constitucionales en Cataluña, Navarra y provincias vascongadas triunfaban en diferentes encuentros, obligando, como ya digimos, á Eroles á evacuar el principado, y á don Cárlos Odonell, que habia reemplazado á Quesada, á volver á Bayona, pág. 170; que las par-

No debe olvidarse como en sentido inverso fué anulado poco despues el empréstito de Bernales á favor del gobierno constitucional.

(475)

tidas de Vizcaya fuesen batidás por el general Torrijos, y que todo, en fin, probaba que la fuerza militar del gobierno habia estrechado y aun en muchos puntos concluido con los Ilamados facciosos, pág. 176; que en mayor prueba de esta verdad Ulman y Bessieres fueron disipados por Abisval, y Zaldivar espió con su cabera sus crímenes y los de sus foragidos; deduciremos concluyentemente que si no hubiese habido invasion estrangera, á que por último recurso tuvo que apelarse, y que no fué dado evitar, el ministerio de agosto de 1824 habria mantenido subsistente el sistema que felizmente regia en su tiempo, y que por voto puramente nacional le habria podido propoccionar mas adelante las miejnras convenientes. Cada cual ahora 'sacará las demas ilaciones y cotejos que guste procediendo en raciocinios dialécticos.

FIN.

## Omitido en la pagina 220 al fin de la nota.

En canto à la riques de España en el siglo XVI las varia nutoritàdes que silli ciè tambien, no me parece dejar duda niquen de comb la siol cessgevada per algunos escritores modernos. Por lo que bace à la polibeion los censos de 154 r. 8, 7 9, dictionamente publicator por den Tomas Consalze con avergeo à las librar y vergistros del archivo de Simannas, y que demuestam que en todo di siglo XVI la souffrant mis caledon.

## ERRATAS.

| Play Line  3.4 d Oment  4.5 o 18  4.8 o 18  4. |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 46 18 Ja opinion Ja oponicion  148 31 s ecrea cerea  158 36 s ecrea cerea  159 14 insertedo inserte  159 151 countra  150 151 |         |
| 4 1 8 paar pyra   4 3 1 6 ecrea cerea cerea   5 3 6 ecrea cerea cerea   5 3 6 ecrea cerea cerea   5 3 2 ecrea cerea   5 2 1 ecrea cerea   5 3 2 ecrea cerea   5 2 1 ecrea cerea   5 3 2 ecrea cerea   5 2 1 ec |         |
| 48 31 s cerca serces  52 46 sperentab desear  67 4 sperentab desear  68 7 15 contriba  69 7 15 contriba  69 7 25 sperentab desear  69 8 s |         |
| 58 36 46 7 i spreentha desear 7 i i contriba 7 i contriba |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e de    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 1.   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 148 36 El mismo alli El mismo flober de la provincia esquandos 120 31 combote 131 de la provincia esquandos 132 37 combote 132 31 de glas porte 133 31 de glas porte 133 31 de glas porte 133 de glas porte 134 de glas porte 135 31 de glas porte 135 31 de glas porte 135 de glas porte  |         |
| 112 4 en la provincia gegulia 2 di guardia 131 2 di mili 131 3 di mili 1 |         |
| 120   24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uson al |
| 121 24 conyunger 123 31 migne el servicio 124 27 consloste 125 31 de la collection 126 32 de la collection 127 de la collection 128 32 de la collection 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 133 31 mojer el servicio el mejor extricio miste emiste 120 13 à parte 132 31 de plus — le mejor el servicio emiste 132 31 de plus — le mejor el me |         |
| 137   20   20   20   20   20   20   20   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 139 13 é parte 130 31 de quellas — de él 120 3 les quedam la quedan 130 3 del cual la quedan 130 5 de l'eural la quedan 130 6 4 legans largo les de largo no obtante que con los E. U. 130 2 3 no se 131 3 3 y 3 1 no se 131 3 y 3 2 no se 14 que cute que que que que que que que que que qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 158   31   de ella   de ell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1/20 3 les quedang la quedan de lo cual 188 9 initia « de lo cual 189 9 initia » de lo cual 189 9 initia « de lo cual 189 9 initia « de lo cual 189 9 initia » de lo cual 189  |         |
| 181 3 del cual de la c |         |
| 196 2 erestribe estribe 206 4 legava leago   207 28 en los E. U. 218 3 3 3 30 no se 219 20 10 no obstante que con los E. U. 218 3 5 3 30 no se 219 21 6 no de cute que con los E. U. 210 21 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 196 2 erestribe estribe 206 4 legava leago   207 28 en los E. U. 218 3 3 3 30 no se 219 20 10 no obstante que con los E. U. 218 3 5 3 30 no se 219 21 6 no de cute que con los E. U. 210 21 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 con no chatante que con los E. U. 210 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 12   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 12   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 207 28 en los E. U. con los E. U. 18 2 no se 245 33 y 33 2 mediante á que 250 1 y 3 mediante á que que 265 32 puntos que 221 6 mediante que punto punto mediante que 221 6 mediante que mediante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 218 2 no se no sé 253 2 33 3 2 mediante á que este 262 32 puntos 251 mediante a que este que este que 263 32 puntos 251 6 mediante que mediante que 251 6 mediante que mediante que 251 6 mediante que 251 6 mediante que 251 6 mediante que 251 6 mediante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 259 r y 3 mediante á que   260 30 à que este que este  260 30 à que que este que  265 37 puntos punto  271 6 mediante à que mediante que  271 6 mediante à que mediante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 259 1 y 3 mediante á que imediante que este que este que este que 265 32 puntos punto punto punto punto mediante que imediante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 26 el que este que este que 26 que 26 que 26 que que 26 37 puntos punto mediante a que mediante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 265 37 puntos que punto 221 6 mediante à que mediante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 265 37 puntos punto<br>271 6 mediante a que mediante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 271 6 mediante a que mediante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 2/1 b mediante a que mediante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 288 36 comendador comentador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 312 24 alternarias alternarias<br>313 9 precedente presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 331 39 declarada declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 352 34 legitimidad. legitimidad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 365 27 Escuchemosle Escuchemoslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 402 2 quizo quiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 411 31 aucsilios de que anesilios que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

rempujado liacia

mediante que

mediaute á que





